

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







APIOI

### **JOURNAL**

# **DE PHARMACIE**

КT

## DE CHIMIE.

TROISIÈME SÉRIE.

TOME QUARANTE-CINQUIÈME.



Paris. - Imprimé par E. Thunct et Co, 26 rue Racine.

# JOURNAL

# PHARMACIE ET DE CHIM

MM. BOULLAY, BUSSY, HENRY, F. BOUDET, CAP. BOUTRON-CHARLARD, FREMY, GUIBOURT, BUIGNET, GOBLEY, LÉON SOUBEIRAN ET POGGIALE:

CONTRNANT

LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE PARIS.

UNE REVUE MÉDICALE,

Par M. le Docteur VIGLA.

RT

UNE REVUE DES TRAVAUX CHIMIOUES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER .

PAR M. J. NICKLÈS.

#### CORRESPONDANTS :

DURAND, à Philadelphie. GIRARDIN . à Lille. MORIN. à Genève. SOBRERO, à Turin.

J. LIEBIG, à Giessen. VOGEL, à Munich. REDWOOD, à Londres.

C. CALVERT, à Manchester. MALAGUTI, à Rennes. PERSOZ, à Paris. DE VRIJ. à Batavia. CHRISTISON, à Edimbourg.

Troisième série.

TOME OUARANTE-CINOUIÈMH

VICTOR MASSON

PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE.

1864

R 95161

Digitized by Google

### **JOURNAL**

DE PHARMACIE

B T

# DE CHIMIE

IIIº SERIE. - TOME XLV. ANNÉE 1864, 110 PARTIE.

Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie.

Par M. H. Buigner, secrétaire général.

Lu à la Séance solennelle de rentrée, le 11 novembre 1863.

Messieurs,

Depuis que la Société de pharmacie m'a appelé à l'honneur de la représenter dans ces séances solennelles, je me suis fait un devoir de vous exposer, chaque année, le compte rendu de ses travaux. Est-ce la juste fierté que ces travaux m'inspirent qui me pousse ainsi à vous parler d'elle, ou bien est-ce la faiblesse d'un cœur que la reconnaissance a pénétré, et qui cède, trop facilement peut-être, au désir de la témoigner publiquement? Quel que soit le sentiment qui m'anime, j'ose espérer, Messieurs, que vous voudrez bien me pardonner de rester sidèle

AVIS. — Les articles de fonds et les mémoires originaux publiés dans le Journal de Pharmacie et de Chimie restent la propriété de l'éditeur; la reproduction intégrale en est sormellement interdite.

à mes précédents: aussi bien, je ne connais pas de plus bel exemple à mêttre sous les yeux de la jeunesse de cette École que celui d'une société qui travaille sans relâche depuis plus de sofxante ans, sans autre mobile que l'amour de la science, mos autre but que le progrès de l'ant auquel nous avons tous voué nos plus chères affections.

Et d'abord, je me hâte de dire que le travail extraordinaire entrepris par la Société en vue de la révision du Codex est aujourd'hui complétement terminé. J'éprouve un vif regret de ne pouvoir parler en détail des nombreux supports qui nous ont été présentés depuis l'année dernière, mais j'espère du moins que vous voudrez bien me permettre de les énumérer auccinctement.

Les sels haloïdes et les oxysels ont fourni matière à deux mémoires, l'un de M. Lefort, l'autre de M. Baudrimont. Nos deux collègues se sont attachés à mettre leur œuvre au niveau de la science, éliminant les sels devenus inutiles, ajoutant ceux que réclamait la thérapeutique actuelle, et faisant connaîtse les modes de préparation que l'expérience avait signalés comme les meilleurs.

Le chapitre des Acides végétaux, des Alcaloïdes et des sels qu'ils forment, soit entre eux, soit avec les composés de nature minérale, a été étudié avec le plus grand soin par une commission qui avait pour rapporteur M. Roussin. Cette partie du Codex est une de celles qui avaient le plus grand besoin d'âtre zevues. Il était nécessaire, en effet, de comprendre dans le requeil officiel une foule de produits nouveaux dont la thérapeutique s'est enrichie dans ces derniers temps, tels que l'atropine et son sulfate, la digitaline, la santonine, le lactate et le citrate de fer, le valérianate de zinc, le citrate de magnésie, et tant d'autres composés qui occupent aujourd'hui une place importante dans nos officines, ou qui figurent journellement dans les prescriptions médicales. M. Roussin ne s'est pas borné à nous signaler ces nouvelles substances; il nous a fait connaître également les formules qui convenaient le mieux pour leurs préparations.

D'autres travaux nous ont été ensuite communiqués sur divers points de la pharmacie galénique : M. Paul Blondeau nous a sediqué les modifications qu'il convenzit d'apporter à la préparation des vins et vinaigres médicionnu; M. Decaye nous a esposé celles que néclamant le chapitre des Potions et des Hydrollés en général; la question des pondres végétales et des piles a été traitée par M. Stanislas Martin avec tout le dévelempernent que commandait l'importance du sujet.

Dans son rapport sur les pâtes et pastilles et sur les nouvelles formes à donnes aux médicaments, M. Sarradin a fait ressontir les précieux avantages que présentent les capsules gélatimeuses, lorsqu'il s'agis d'administres des substances ou volatiles ou désagnéables au goût. La facilité avec laquelle chaque pharmacien peut préparer ses capsules l'a déterminé à en proposer l'insertien au nouveau Coden, et la Seniété n'a pas hésité à adopter cette proposition.

M. Louradour n'a en que pen de changements à nons signaler en ce qui cancerne la question des pulpes, des aucs mégétoux, des conserves et des électuaires. La formule de ces médicaments lui a paru, en général, bien conque, et, pour ce qui est des opiats compasés tels que la théniaque et le dissoordium, l'opinion de notre confrère est que se sont de visibles préparations qui ont pour elles la sanction du temps, et auxquelles un me doit toucher qu'avec une extrême réserve.

M. Vuaflart, auquel nous devions déjà un premier rapport sur les emplaires, nous a nementaniqué, sur les sparadraps, un second travail dans loquel il nous a fait consaître les détails pratiques que lui a suggéré son habileté et sa longue expérience.

A côté des produits pyrogénés que la pharmacie emploie, M. Larrocque, dans le rapport qu'il nous a présenté sur co sujet, a cru devoir placer la hemine et le sulfure de nambone. On sait que estte dernière substance est devenue aujound'hoi un des produits commerciaux les plus répandes, et que la pharmacie elle-même l'atthine, dans bien des circustances, comme véhicule extracteur.

Enfin, nous avons en pardernier travail de M. Mébert sur les alcoolats et les teintures éthérées ; et ici encore : nous avons vu figurer, à côté de l'alcool et de l'éther, deux nouvelles substances, la glycérine et le chlorofonne, qui ont pris rang dans la thérapeutique, et qui forment même deux produits très-importants de nos officines.

Ainsi, vous le voyez, la Société de pharmacie n'a rien négligé pour remplir sa tâche en temps utile, et pour tenir fidèlement la promesse qu'elle avait faite. Tous les chapitres du Codex ont été successivement revus; et, comme je le disais l'année dernière, les travaux qui s'y rapportent ne sont pas de simples monographies, mais de bons et substantiels mémoires. C'est à la commission officielle qu'il appartient désormais d'utiliser ces documents au profit de son œuvre : nul doute que, suivant l'expression de son président, ils ne constituent les éléments les plus précieux du grand travail qu'elle doit accomplir.

Maintenant, Messieurs, permettez-moi de rentrer dans le cadre ordinaire des occupations de notre Société et de vous montrer dans quelle mesure, cette année encore, elle a contribué au progrès des sciences qui se rapportent à la pharmacie.

Le cuivre a été le sujet de plusieurs mémoires qui nous ont été présentés par MM. Millon et Commaille. L'action singulière que le protochlorure de ce métal exerce sur les sels d'argent, le mode de purification qui en est la conséquence, le dosage du cuivre et la détermination rigoureuse de son équivalent, ont été tour à tour l'objet d'études sérieuses que la Société a accueillies avec intérêt.

On connaît la propriété que possèdent certaines substances de pouvoir se remplacer dans un composé chimique sans que la forme générale de ce composé s'en trouve affectée. M. Roussin a pensé que les corps qui présentaient cette condition d'isomorphisme chimique devaient présenter aussi l'isomorphisme physiologique, et qu'introduits dans l'économie vivante, ils devaient s'assimiler de la même manière, ou s'éliminer par les mêmes voies. En opérant sur des poules, et mêlant diverses substances à leurs aliments ordinaires, il a pu modifier à son gré la constitution minérale de leurs œufs, et remplacer le carbonate de chaux qui forme la base ordinaire de leurs coquilles par les carbonates isomorphes de magnésie, de manganèse, de protoxyde de fer, de zinc et de plomb. Au contraire, il n'a pu y faire pénétrer la moindre trace d'alumine ou de peroxyde de fer, quelque soin qu'il ait pris, d'ailleurs, d'en faciliter et d'en

prolonger l'ingestion. De même, en mêlant aux aliments une certaine quantité d'iodure de potassium, il a vu ce sel apparaître dans la partie interne de l'œuf, à côté du chlorure de sodium qui lui est isomorphe, et qui s'y rencontre, comme on sait, d'une façon normale et permanente. Le même fait a été observé à l'égard des bromures et fluorures alcalins que l'auteur a pu faire passer à son gré dans le liquide albumineux, et, chose digne de remarque, l'œuf n'a contracté aucune saveur étrangère par l'introduction de ces substances.

Ces faits et d'autres encore montrent combien sont intéressantes les recherches de notre collègue, et ils font ressortir une fois de plus les rapports qui existent entre les phénomènes de la physiologie et ceux de la chimie proprement dite.

L'analyse volumétrique s'est enrichie d'un procédé nouveau, applicable au dosage du mercure. On sait avec quelle facilité le biiodure de mercure se combine à l'iodure de potassium pour former ce composé incolore si remarquable qui a été signalé pour la première fois par Polydore Boullay, le fils regretté de notre président honoraire. C'est cette combinaison qui a servi de point de départ au nouveau procédé, et c'est M. Personne, préparateur à l'École de pharmacie, qui a fait connaître les conditions dans lesquelles il peut être utilement appliqué. La belle coloration rouge que prend la liqueur, dès qu'on franchit la limite exacte de la saturation, donne à ce mode de dosage une précision comparable à celle des essais alcalimétriques ordinaires.

D'autres communications nous ont encore été faites sur la chimie minérale.

- M. Baudrimont nous a fait part de ses recherches sur les cendres du Zostera Marina, dans lesquelles il a trouvé une proportion considérable de silice et des quantités notables d'iodure de potassium. Le même membre nous a présenté les résultats d'une analyse chimique pratiquée avec M. Duquenelle sur d'anciens collyres romains.
- M. Lefort nous a communiqué une note sur la formation naturelle de deux sulfates ferrosoferriques par la décomposition de la pyrite martiale. L'une de ces combinaisons paraît surtout digne de l'attention des chimistes, en ce qu'elle montre

que les sulfates de protoxyde et de sesquioxyde de fer, lorsqu'ils se rencontrent ensemble dans des proportions déterminées, peuvent, comme les phosphates de ces deux oxydes, donner naissance à des sels bleus naturels, teinte que jusqu'à présent la vivianits paraissait seule posséder.

Deux membres distingués de notre Société, professeurs tous deux. I'm à Paris, l'autre à Toulouse, MM, Chatin et Filhol. nous ont communiqué la promière partie de leurs recherches sur les matières colorantes des végétaux. C'est avec satisfaction que nous avons un nos denx savants collègnes moir leurs efferts en face d'une question si difficile et si délicate. Peut-être arriveront-ils à nous dévoiler les actions mystérieuses qui engendrent, modifient ou détruisent la couleur des plantes. Les faits qui se rapportent à la matière primordiale, incolore et avide d'exygène, ceux qu'il est permis d'observer dans certaines feuilles après leur immersion dans l'éther ammoniacal, le passage des feuilles rouges à l'état de feuilles jannes par un simple effet de réduction, la diffusion extrême du quercitrin dans la partie herbacée des végétanz. l'importance physiologique de cette substance, et les caractères distinctifs qu'elle présente dans sa comparaison avec le tannin et l'acide gallique, sont antant de circonstances qui appellent l'intérêt des chimistes sur le travail de MM. Chatin et Filhol, et qui permettent d'espérer que leurs laborieuses recherches seront suivies des plus heureux résultats.

Le dosage de la crème de tartre contenue dans les vins a été déjà le sujet de bien des travaux, et cependant les moyens que l'on emploie sujourd'hui pour l'effectuer sont encore assez longs et assez incertains. Notre collègue M. Berthelot, avec la collaboration d'un chimiste déjà connu, M. de Fleurieu, nous a fait connaître un procédé qui paraît aussi simple que rigoureux. Il suffit d'ajouter à 10 centimètres cubes de vin, 50 centimètres cubes d'un mélange à volumes égaux d'afcoul et d'éther. La crème de tartre se dépose en totalité, à l'exception de 2 milligrammes qui restent dissous dans le liquide éthéroalcolique: on en détermine le titre acide au moyen d'une liqueur normale de baryte.

Dans une autre note, portée également à a commissance de la Société, M. Berthelot a traité un sujet très-important, car Il

s'agit de la distillation des liquides mélangés. Lorsqu'on soumet à la distillation un mélange de deux liquides inégalement volatils, et incapables de réagis chimiquement, on sait que ces deux liquides se vaposisent simultanément et que les deux vapeurs prennent leur maximum de tension pour la température à lasuelle elles se trouvent. Notre savant collègue a fait ressortir les conséquences qui découlent de ce principe, dans le cas d'un mélange de sulfure de carbone et d'alcord. Il a montré d'abord que le sulfure de carbone, qui bout à 48° sous la pression normale, quand il est pur, entre en ébullition des la température de 43°, quand il renferme 10 pour 100 d'alcool. Il a fait voir consuite que si l'alcool n'existe qu'en petite proportion, 5 à 6 pour 100 par exemple, il se retrouve presque tout entier dans les premiers produits de la distillation, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, d'après la volatilité comparée des deux liquides. Enfin, il a signalé une troisième conséquence qui n'est pas moins intéressante que les deux autres. S'il est vrai que les deux liquides se vaporisent à la fois, et si la proportion relative. des deux vapeurs se trouve dépendre, pour chacune d'elles, du produit de la tension maximum par la densité, il est toujours possible de former un mélange en proportions telles que la partie vaporisée ait exactement la même composition que la partie liquide. En pareil cas, le point d'ébullition demeure invariable, et le mélange se comporte comme un liquide absolument homogène. C'est ce cas particulier que M. Berthelot a réalisé par l'exemple du sulfare de carbone additionné de 9 pour 100 d'alcool. Il a reconnu qu'un pareil mélange bout à 43° 5, et que le thermomètre y reste stationpaire pendant toute la durée de la distillation. Ainsi, la constance du point d'ébullition que l'on invoque journellement comme un des meilleurs caractères pour jugen de la puneté et de l'homogénéité d'un liquide, peut appartenir, en réalité, à un mélange complexe, et c'est en quoi le dernier point de travail de M. Berthelot mérite de fixes l'attention des pharmaciens.

Parmi les questions qui intéressent la statique chimique, une des plus importantes est celle qui se rattache au mélange des dissolutions salines et à l'état de combinaison dans lequel se trouvent les acides et les bases, quand aucune circonstance

dépendant de la cohésion ne paraît intervenir pour en troubler l'ordre. Existe-t-il un partage général et indéfini entre les uns et les autres, ou bien y a-t-il combinaison exclusive des bases fortes avec les acides forts, des bases faibles avec les acides faibles? Telle est la question très-importante que M. Regnauld a abordée, et dont il a demandé la solution à l'expérience même.

Si la seconde hypothèse est vraie, lorsqu'on prend deux sels dans les conditions qu'elle détermine, du sulfate de soude, par exemple, et de l'acétate de cuivre, et que, par des additions d'eau convenables, on amène les deux solutions à avoir très-rigoureusement le même indice de réfraction, on doit pouvoir les mêler impunément sans altérer le caractère optique; l'indice doit se retrouver absolument le même, après comme avant le mélange.

Pour vérisser cette conjecture, il fallait un moyen d'observation très-exact et très-sensible. M. Regnauld a pensé devoir mettre à prosit l'appareil si délicat de MM. Bunsen et Kirchoss, en l'adaptant, par une heureuse modification, à la recherche des indices de résraction dans les substances liquides; il a pu saisir ainsi des dissérences qu'aucun autre moyen ne lui eût permis de constater.

Ayant alors formé deux séries d'observation, l'une dans laquelle les deux sels mis en rapport semblaient devoir conserver leur composition respective, l'autre dans laquelle ils paraissaient devoir échanger leurs acides et leurs bases, il a étudié avec le plus grand soin les phénomènes consécutifs au mélange dans l'un comme dans l'autre cas. Or tous les liquides de la première série ont présenté un accroissement manifeste de l'indice, tandis qu'au contraire il y a eu décroissement pour tous ceux de la seconde série. D'ailleurs, ces phénomènes ont paru se concilier avec des changements analogues survenus dans les volumes comparés des composants et de leurs mélanges; en sorte que les variations d'indice pourraient bien n'être que la conséquence des variations de densité. Mais ces variations de densité, comment les expliquer elles-mêmes, et à quelle cause les rattacher? Sont-elles le résultat d'une action chimique plus parfaite et plus complète? Mais alors elles devraient se traduire, dans les deux

cas, par une contraction des liquides en présence, tandis que l'expérience a montré le contraire pour tous les mélanges de la seconde série.

Messieurs, cette augmentation de volume que subissent deux dissolutions salines par le seul fait de leur mélange est un phénomène digne d'être médité. M. Regnauld en poursuit l'étude en ce moment, et les expériences déjà faites le conduisent à penser qu'il est dû à la formation de nouveaux sels ayant pour l'eau une affinité inférieure à celle des composés salins primitifs.

A côté de ces travaux qui se rapportent plus spécialement à la physique et à la chimie, il en est d'autres qui nous ont été communiqués sur la toxicologie. M. Gaultier de Claubry, en appelant de nouveau l'attention de la société sur la dialyse de M. Graham, a signalé des expériences très-intéressantes de M. Cosse de Pavie, et a fait ressortir tous les avantages que la recherche des poisons est appelée à recueillir de la nouvelle méthode.

M. Reveil nous a présenté diverses brochures où se trouve consigné le résultat de ses recherches sur la toxicologie et sur l'hygiène. Notre collégue s'est préoccupé, à juste titre, de la composition minérale de la plupart des cosmétiques aujourd'hui répandus dans le commerce de la parfumerie, et des déplorables conséquences qui résultent chaque jour de leur emploi. Nous ne pouvons que nous associer aux vœux exprimés dans son travail. Espérons que l'autorité prendra les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour faire cesser un état de choses qui est un danger permanent pour la santé publique.

Parmi les nombreuses communications qui nons ont été faites sur la pharmacie, et que je regrette de ne pouvoir citer toutes, il en est quelques-unes que je ne puis me dispenser de vous signaler :

M. Marais a poursuivi avec une louable persévérance ses études sur la végétation du laurier-cerise, et sur les diverses eaux distillées qu'on peut obtenir à l'aide de cette plante, soit qu'on opère avec la même espèce ayant végété sous des climats différents, soit qu'on opère avec des espèces différentes ayant végété sous le même climat. Notre zélé collègue a suivi, en

outre, la développement du laurier cerise dans les phases sucossaives de la végétation, et il a établi, par des desages très-soignés, la proportion d'acide cyanhydrique correspondant à chaoune de ces périodes. Un travail analogue a été entrepris sur
divers points de la France, notamment par M. Plauchud, pharmacien à Foroalquier: L'ensemble de toutes ces recherches aura
pour résultat inévitable, non-seulement d'éclairer la pharmacien sur les conditions les plus favorables à la récolte du
laurier-cerise, mais aussi de jeter une très-vive lumière sur
une question des plus intéressantes concernant la physiologie
végétale.

Notre correspondant de Gisors, M. Lepage, nous a communiqué ses expériences sur l'emploi de l'éther comme moyen de conserver les sucs des plantes actives avec toutes les propriétés qu'ils possèdent à l'état frais. Cette méthode qui, avait été proposée, il y a douze ans, par M. Bouchardat, mais qui n'avait reçu jusqu'ici aucune application régulière, a fourni entre les mains de M. Lepage les plus heureux résultats. Une certaine quantité de suc de belladone, conservé ainsi sous l'éther pendant six années, a présenté, au bout de ce temps, l'odeur et la caractère du suc récemment préparé. L'auteur a même pu y retrouver le principe actif dans toute son intégrité, en employant un procédé analogue à celui de Stas, procéde qu'il propose d'appliquer, d'une manière générale, à la recherche des alcaloïdes dans les extraits des plantes vireuses.

La purification des gommes-résines a fourni le sujet d'un travail très-bien conçu qui nous a été communiqué par M. Mayet. On sait que certaines d'entre elles contiennent jusqu'à 40 et même 45 pour too de matières étrangères. Au lieu de les faire heuillir dans l'alcool à 60°, c'est-à-dire dans un liquide qui s'affaiblit par l'ébullition, et au sein duquel elles ne trouvent pas une température suffisante pour se désagrèger d'une manière complète, M. Mayet propose de les faire houillir dans l'eau pure en disposant l'expérience de manière à pouvoir conmître à tout instant la quantité de liquide qu'elles retiennent en mélange. Lorsque, par le progrès de l'ébullition, elles sont arrivées à former une émulsion parfaitement divisée, on détermine l'eau par la pesée, puis on ajoute la proportion d'alcool à

90°, que le calcul indique comme nécessaire pour former un mélange hydroalcoolique à 60°. La dissolution so fait alors immédiatement, et il ne reste plus qu'à passer le liquide au travers d'un linge et à l'évaporer à une deuce chalcur.

Cette méthode par dédoublement de l'alocol à 60° a été soigneusement étudiée et comparée avec l'ancienne méthode par traitement direct. M. Mayet est tollement convainou de ses avantages, qu'il n'hésite pas à la recommander dans tous les cas où les gommes-résines doivent-être purifiées, particulièrement dans la préparation du sparadrap et du diachylon gommé.

Un de nos correspondants les plus distingués, M. Marchand. de Fécamp, a appelé notre attention sur les différences sonvent considérables que présente le laudanum de Rousseau, même alors qu'il est préparé avec le plus grand soin et suivant la formule exacte du Codex. Notre confrère attribue ces différences à ce que le temps fixé pour la fermentation des matières est beaucoup trop long, et à ce que le produit alcoolique se trouve toujours plus ou moins compliqué de produit acétique. Il propose de rendre la fermentation plus active par une double proportien de levure de bière, de maintenir la température constante à 50%, et, sans attendre le terme d'un mois fixé par le Codex, de procéder à la distillation aussitôt que la fermentation est achevée. Quoique octte modification paraisse insignifiante de prime abord, elle a pourtant une importance réelle, en ce qu'elle rétablit l'uniformité d'action dans un médicament très-énergique où cette uniformité est particulièrement désirable.

Pour terminer cet exposé des observations de pharmacie pratique, je dois citer encore :

Un travail de M. Barbet, professeur de chimie à l'École de Bordeaux, sur l'acide oyanhydrique et sur les moyens propres à meintenir sa stabilité;

Une note de notre collègue M. Dubail sur les avantages thérepeutiques du sirop opiobelladoné, note qui a été transmise à la commission officielle du Codex;

Un travail de M. Guillermond sur le sirop de quinquina dosé, travail à la suite duquel notre correspondant de Lyon a douné un tableau des principales espèces de quinquina répandues dans le commerce, et de leur re dement en sulfate de quinine; Une note de M. Falières de Libourne sur le moyen de régler l'épaisseur des écussons magistraux;

Une méthode expéditive proposée par M. Chapoteau, pharmacien à Decize, pour préparer l'acétate d'ammoniaque;

Une étude sur l'huile de fusain d'Europe, par M. Lepage, de Gisors:

Un nouvean système de fermeture présenté par M. Robinet pour les bouteilles à eaux gazeuses;

Ensin, un mémoire offert en hommage à la Société par notre secrétaire annuel, M. Lebaigue, sur l'emploi thérapeutique des hydrates gélatineux.

L'aération des eaux a fourni le sujet d'un travail considérable que notre collègue M. Lefort a présenté à l'Académie de médecine, et sur lequel M. Poggiale a fait un remarquable rapport. Je regrette de ne pouvoir reproduire la discussion dont ce rapport a été suivi, et dans laquelle plusieurs membres de la Société ont occupé la tribune avec autant de fermeté que de talent. En résumant cette discussion, M. Poggiale s'est attaché à faire ressortir l'importance de la composition chimique dans les questions relatives à l'hygiène des eaux potables.

De nouvelles analyses d'eaux minérales nous ont encore été présentées: M. Reveil nous a fait connaître le résultat de ses études sur les eaux d'Eugénie-les-Bains, et M. Béchamp, notre correspondant de Montpellier, nous a transmis ceux de l'analyse qu'il a exécutée sur les eaux du Boulou.

A l'aide du spectroscope, si eu usage aujourd'hui, M. Lefort a cherché la présence du rubidium et du cæsium dans les sources thermales de Sail-les-Chateaumorand, et il a reconnu en effet, en opérant sur le résidu de 500 litres d'eau, les raies caractéristiques de chacun de ces métaux.

M. Pichon, pharmacien à Aix, a cherché à obtenir les eaux minérales sous forme concentrée, en mettant à profit le principe de la congélation artificielle, principe depuis longtemps connu, et dont M. Robinet avait fait l'année dernière une heureuse application à l'examen des eaux potables. En l'appliquant à la concentration des eaux minérales, M. Pichon a cru trouver ce double avantage de ne déranger en rien l'ordre de combinaison de leurs principes constituants, et de conserver ceux que la

concentration par la chaleur aurait pour effet inévitable de faire disparaître. L'avenir montrera ce qu'il faut espérer de cette nonvelle méthode.

M. Robinet, auguel on doit déjà tant d'observations sur l'hydrologie, et qui, cette année encore, nous a présenté un grand travail sur les eaux de la France, nous a communiqué sur les eaux de pluie des résultats très-dignes d'intérêt. Recueillie avec tout le soin possible, cette eau a toujours un titre hydrotimétrique très-sensible, qui va en croissant depuis le printemps jusqu'à l'hiver, et qui n'est pas dû, comme on pourrait le penser, à de l'acide carbonique tenu en dissolution. A Paris, elle renferme toujours du sulfate de chaux, et elle présente ce singulier caractère de se colorer en rouge par le nitrate d'argent. Sans connaître encore la cause de ce caractère, M. Robinet a pu le communiquer à l'eau distillée ordinaire, en la faisant agir sur diverses matières telles que la tourbe, la suie, la terre de bruvère, et il l'a retrouvé également dans certaines eaux distillées médicinales, telles que celles de fleur d'oranger, de plantain, de tilleul.

Dans un travail analytique sur l'eau du volcan de Popocatepetl, au Mexique, M. Lefort a appelé notre attention sur l'acidité particulière de ces eaux et sur la comparaison qu'il en a faite avec les eaux acides de Paramo de Ruiz et de Rio Vinagre. La proportion relative des acides chlorhydrique et sulfurique semble indiquer que les gaz rejetés par le volcan mexicain ont une analogie plus marquée avec ceux qui s'échappent du Vésuve et de l'Etna.

Après une énumération déjà si longue des travaux de notre Société, ne dois-je pas craindre de fatiguer votre attention en vous parlant de ceux qui se rapportent à l'histoire naturelle? Et pourtant, comment ne pas vous entretenir au moins des faits principaux se rattachant à cette science si important?

Faut-il laisser dans l'oubli ces communications si variées que notre zélé collègue M. Stanislas Martin nous a faites à chacune de nos séances, et qui sont le fruit des relations qu'il entretient avec les naturalistes des diverses contrées du glob ? Faut-il passer sous silence toutes ces substances qu'il nous a présentées, et parmi lesquelles figurent des bois, des tiges, des écorces, des

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° serie. T. XLV. (Janvier 1864.)

Digitized by Google

produits de toutes sortes, venus de tous pays, avec les propriétés les plus aingulières et les plus diverses?

Ne dois-je pas vous signaler aussi cette matière particulière, recueillie sur le tronc d'un vieux charme, matière qui nous a été présentée par M. Robinet, et qui, semblable aux gommes par son apparence comme par ses propriétés, s'en distingue cependant par sa solubilité dans l'alcool: nouvel exemple de la variété infinie de nuances qui caractérisent et différencient les espèces chimiques?

Ne dois-je pas vous parler également de cette huile essentialle de pepins de pommes que notre correspondant de Caen, M. Berjet, a obtenue dans le cours de ses recherches sur les éléments du cidre et de sa fabrication?

Et la scammonée, ce précieux médicament dont je vous entretiens pour ainsi dire tous les ans, ne faut-il pas que j'appelle l'attention des pharmaciens sur l'état qu'elle présente aujour-d'hui dans le commerce et sur les proportions excessivement variables de résine qui s'y trouvent contenues? Et n'est-ce pas l'occasion d'émettre le vœu que pour elle, comme pour l'opium, on fixe un titre réglementaire au-dessous duquel elle devrait être rejetée des usages pharmaceutiques?

Ensin, puis-je ne pas dire quelques mots de ce nouveau preduit de la matière médicale, de cette seve du Calabar, qui a sait tant de bruit dans ces derniers temps, et dont M. Reveil neus a présenté quelques échantillons? N'est-elle pas digne de tout notre intérêt, cette substance qui paraît agir sur la pupille comme la belladone elle-même, mais dans un sens diametra-lemest opposé? Et n'y a-t-il pas dans cette singulière propriété la source des plus utiles applications pour la médecine ophthalmique?

Mais, Messieurs, je ne veux pas prolonger des citations que je pourrais de indéfiniment. Je pense en avoir assez dit pour vous montrer que la Société n'a négligé aucune des sciences qui se rapportent à notre profession, et que l'histoire naturelle a eu elle-même une part importante dans ses travaux.

Cette année encore, nous avons eu la satisfaction de voir plusieurs de nos membres honorés de distinctions spéciales.

L'Academie des sciences a décerné le prix Barbier à notre

collègue M. Cap, pour ses travanx relatifs à la glycérine. C'est lui, en effet, qui a fait connaître le pouvoir disselvant de cette substance à l'égard d'un grand nombre de composés, et c'est parles heurouses applications qu'il a le premier signalées que la glycérine est devenue la base de toute une série de médicaments fort en usage aujourd'hui sous le nom générique de glycérolés.

Une distinction honorable autant que méritée est venue trouver notre savant et excellent maître, M. Guibourt, nommé efficier de la Légion d'honneur. La Société tout entière s'est félicitée de cette marque distinctive accordée à l'un de ses membres les plus éminents, et c'est avec la sympathie la plus vive qu'elle a accueilli cette nomination qui courence toute une carrière de science et de dévouement.

Enfin, et comme pour montrer plus directement encore le prix qu'il attache aux travaux de notre Société, le gouvernement a voulu l'honorer dans la personne même de son président. En nommant M. Schaeuffèle chevalier de la Légion d'honneur, il a voulu reconnaître tout à la fois le mérite personnel de l'homme et l'importance de la Société qui l'a appelé à l'homneur de la présider.

Notre Société, Messieurs, ne se borne pas à entrotenir l'amour de la science parmi ses membres, elle veille encore avec la plus vive sollicitude sur la dignité de l'art et sur les intérêts généraux de notre profession. En ce moment où s'agitent de toutes parts des questions de liberté professionnelle, les Sociétés des départements nous transmettent l'expression de leurs vœux, et nous prient de soutenir auprès de l'autorité les seuls principes qui puissent sauvegarder en même temps les intérêts de la pharmacie et ceux de la santé publique. Les paroles rassurantes que · M. le directeur de l'École supérieure de pharmacie vient de nous faire entendre montrent que l'École a pris en main cette cause si légitime, et qu'elle saura la défendre avec toute l'autorité qui lui appartient. La Société de pharmacie elle-même ne déclinera pas la mission honorable qui lui est confiée. Déjà elle a institué une commission qui a nommé M. Boudet pour son rapporteur; et si ses vœux, qui sont ceux de toutes les Sociétés françaises, sont accueillis favorablement, comme on peut

l'espérer, elle aura la satisfaction d'avoir contribué de tout son pouvoir à un succès si universellement désiré.

Le prix institué depuis trois ans sous le nom de prix des thèses n'a pas produit, cette année, les heureux résultats qu'on était en droit d'en attendre. Vous verrez, par le rapport qui va vous être lu, qu'il a été disputé par deux concurrents seulement. C'est un point sur lequel nous ne saurions trop appeler l'attention des élèves: de bonnes études, comme celles qu'ils sont en mesure de faire aujourd'hui, ne peuvent être couronnées dignement que par une thèse. L'École met à leur disposition tous les moyens de travail qui leur sont nécessaires; les professeurs sont toujours empressés de les aider de leurs conseils et de les diriger dans une voie qui, j'en conviens, est un peu nouvelle pour eux. De son côté, la Société de pharmacie excite leur zèle par l'espoir d'une récompense que chacun doit être jaloux d'obtenir. Quelle raison peut donc encore les arrêter? Espérons, Messieurs, espérons que l'année prochaine fournira de meilleurs résultats.

La Société de pharmacie a encore élargi le cadre de ses correspondants nationaux et étrangers. Les sciences marchent aujourd'hui d'un pas si rapide que les branches qui en dépendent peuvent à peine en suivre l'impulsion. La pharmacie surtout, qui repose sur des connaissances si variées, doit faire plus d'efforts qu'aucune autre pour se maintenir à leur niveau; et, pour atteindre sûrement ce but, ce n'est pas trop du concours actif et dévoué de tous ceux qui prennent vraiment à cœur les intérêts de notre profession.

Je m'arrête ici, mes chers collègues. En vous présentant ce résumé des travaux de la Société de pharmacie, j'ai rempli le devoir que m'imposait votre bienveillance. Heureux si j'ai pu inspirer à la jeunesse qui m'écoute l'amour de notre art, et le sentiment de sa dignité! Heureux surtout si, en mettant sous ses yeux les travaux de ses maîtres, j'ai pu lui inculquer ce goût de l'étude et de la science qui est le caractère essentiel du véritable pharmacien!

### Note sur le Cassia Moschata,

#### Par M. Daniel HARREN

### (Extrait.)

Le genre Cassia, tel que Linné l'a constitué, fournit à la médecine deux médicaments importants, les feuilles de séné et les fruits du cassia fistula, connus sous le nom vulgaire de casse en bâtons.

Indépendamment du fruit du cassia fistula, on trouve quelquesois dans le commerce deux autres casses: celle du Brésil trèsgrosse et ligneuse, produite par le cassia brasiliensis Lamk., et une petite casse d'Amérique que M. Guibourt qui l'a décrite le premier, pensait devoir être produite par un cassia différent des deux premiers, mais dont l'origine restait inconnue. C'est cette dernière origine qui vient d'être déterminée par M. Daniel Hanbury, au moyen d'échantillons qui lui ont été envoyés par M. Sutton Hayes, de Panama.

La petite casse d'Amérique est originaire de Panama où elle porte le nom de cañafistola de purgar, et de la Nouvelle-Grenade. D'après M. Hayes « l'arbre qui la produit ressemble beaucoup moins au cassia fistula que plusieurs autres espèces de cassia. Les fleurs du C. fistula sont d'un jaune clair et disposées en grappes très-longues; les folioles sont beaucoup plus larges et d'une forme différente (lancéolée). Les fleurs du caña fistola de purgar deviennent d'un rouge brique avec l'âge et les grappes sont beaucoup plus courtes; les folioles sont beaucoup plus petites (elliptiques allongées) et tout à fait semblables à celles du cassia brasiliana. En fait, le cañafistola de purgar est beaucoup plus rapproché du C. brasiliana que du fistula. Le bois du tronc est d'une couleur foncée, pesant, compacte, et est considéré comme un des meilleurs de l'Isthme; il forme aussi un excellent chauffage. L'arbre est très-commun dans les bois ouverts, sur les montagnes, et il est parfaitement indigène; tandis que le C. fistula se trouve seulement près des villes et dans des endroits cultivés. Je n'ai jamais vu le C. fistula dans les forêts vierges. Le cassia brasiliana est très-commun dans les environs de Panama.

En comparant la plante de M. Hayes avec les espèces de cassia déjà décrites, j'ai trouvé, dit M. Hanbury, qu'elle se rapporte au cassia moschais de Hamboldt, Bonpland et Kunth, autant qu'on en peut juger par la description incomplète de cette dernière espèce. M. Triana qui s'occupe actuellement de la flore de la Nouvelle-Grenade, est arrivé à la même conclusion, en comparant les spécimens envoyés par M. Hayes avec les échantillons types qui sont dans l'harbier du muséum à Paris.

Il me reste cependant à compléter les caractères donnés dans le nova genera et species, les auteurs de cet ouvrage n'ayant pas connu les fleurs de l'arbre.

Cassia moschata (H. B. K.): arborea; foliolis multijugis, oblongis, apice rotundatis, utrinque pubescentibus, deinde suprà glabrescentibus; antheris glabris; leguminibus cylindricis.

Habitat ad Isthmum Panama uhi ab incolis Cañafistola de purgar vocatur; ad fluvium Magdalena (H. B. Triana), ad ripam fluminis Casiquiari (Spruce); ad pagum Villavicencio propè Bogota (Triana).

arbor 30-40 pedalis; folia alterna abrupte pinnata; foliola 10-18-jugea, subopposita vel alterna, basi utrinque rotundata, apice obtusa, 1 1/2-2 poll. longa, 6-7 lineas lata, margine integerrima, Stipulæ triangulares, caducæ. Racemi laterales, 6-10 pollicares, simplices, graciles, puberuli. Flores flavi, mox rubescentes; calyx quinquesepalua, sepalis rotundatis, obtusis, concavis, reflexis.

Petala quinque, concava; glabra, subequalia, semipollicaria, superius ovale, longe unguienlatum, altera suberbiculata, breviter unguienlata. Stamina decem, inequalia, glabra quatuor interse equalia, corolla parum reviora; tria his, triplo vel quadruplo longiora, curvata, basi geniculata; tria brevissima, quorum lateralia incurva, medium filamento crasso dilatato. Antheræ staminumquatuor breviorum ellipticæ, bilobæ, hasi et apice biporosæ, dorso medium versus affixæ; antheræ staminum trium brevissimorum birimosæ. Ovarium longe stipitatum, li-

neare, adscendens, fakciforme, margine superiore basin versus parce pilosum, aliter glabrum. Stigma oblique truncatum. Legumen cyfindricum, rectum 1 1/2 pedale, lignosum, durum, læve, corticatum, breviter apicalatum vel obtusum, septis transversis numexosis ut in eassiæ fistula legumine (cui simillimum) instructum. Semina ovato-rotundata, compressa, nitida, durissima, 3 lineis longa, coloris cinnamomei, in succo saccharino adstringente immersa.

Le Cassia moschata ainsi que le remarquent les auteurs du nova genera et species, est étroitement allié au cassia brasilana Lamk.; mais il en est facilement distingué par ses fleurs comparativement glabres et jaunes, et par ses fruits. Ces fruits étant usités dans la Nouvelle-Grenade comme purgatifs, il n'est pas surprenant qu'ils paraissent quelquefois dans le commerce d'Europe. Ils diffèrent de ceux du cassia fistula par leurs dimensions plus petites, leur forme cylindrique moins régulière, et principalement par leur pulpe plus pâle et moins sucrée, à laquelle on accorde quand elle est fraîche une odeur légèrement musquée. Ces caractères n'ont qu'une petite valeur en botanique; les feuilles cependant du cassia moschata, ses grappes plus courtes et son ovaire presque glabre, suffisent amplement pour le distinguer du cassia fistula.

Nota. Aux caractères distinctiss de la petite casse d'Amérique, il faut ajouter qu'elle est pointue et même mueronée à l'extrémité; de plus elle a dû être pubescente et d'un aspect cendré à l'extérieur, tandis que la casse officinale est glabre, noire et lisse; enfin, la pulpe intérieure est de couleur fauve, et d'un goût acerbe, astringent, peu sucré. Quant à son goût masqué (pulpa moschata ex Bonpland, dit Kunth), M. Hanbury a raison de faire remarquer que c'est un caractère d'une faible valeur botanique. J'ajoute qu'il ne me reste aucun souvenir d'avoir trouvé ce goût musqué à la pulpe du fruit, et que, dans tous les cas, on a eu tort de déduire, d'un caractère incertain, le nom distinctif de l'espèce.

Je termine en recommandant de ne pas confondre avec la pente came d'Amérique une variété de la casse officinale qui se rapproche quelquesois de la première pur ses dimensions, par sa forme grêle et même par son extrémité pointue; mais qui pré-

sente la surface noire et polie et la pulpe noire et sucrée de la

G. G.

### Alun à base de ser et de thallium.

Par M. J. Nickids.

Cet alun a été obtenu accidentellement en traitant par de l'acide sulfurique et suivant le procédé décrit par M. Lamy, du chlorure de thallium impur que ce chimiste m'avait envoyé. La majeure partie fut ainsi transformée en sulfate très-soluble comme on sait et qu'on sépara, par conséquent, sans peine, du résidu insoluble.

Après avoir réuni les eaux de lavage et la dissolution, on soumit le tout à une concentration convenable; du jour au lendemain il se forma dans la dissolution quelques beaux octaèdres limpides de plus d'un centimètre de côté, lesquels, vérification faite, constituaient l'alun en question.

Par leur couleur améthyste, ces cristaux rappellent l'alun à base de fer et de potasse. Ils sont très-solubles dans l'eau, fondent dans leur eau de cristallisation à une température même inférieure à 100°, et se prennent ensuite en un enduit vitré, très-friable, après avoir perdu 29,83 pour 100 de leur poids, ce qui correspond sensiblement à 22 équivalents d'eau.

Le résidu vitré ne se dissout plus ensuite dans l'eau qu'après plusieurs heures de contact avec ce liquide. Encore la dissolution conserve-t-elle une teinte ocreuse causée par une matière jaune, en petite quantité, qu'elle tient en suspension. Cette matière contient du sesquioxyde de fer; l'acide azotique la dissout, mais, quoique exempt de chlore, il ne rend pas au liquide toute sa limpidité, celui-ci conserve une teinte louche, comme s'il tenait un peu de chlorure de thallium en suspension.

La composition s'accorde avec la formule

Fe<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, 3SO<sup>3</sup> + TIO, SO<sup>3</sup> + 24HO.

Ce sel double est donc un alun et se range à côté du sulfate aluminicothallique dont nous devons la connaissance à M. Lamy.

### De la non-existence du wasium comme corps simple.

#### Par M. J. Nicktès (1).

(Présenté à l'Académie des sciences, le 2 novembre 1863.)

Le wasium a été indiqué par M. Bahr comme existant dans l'orthite de Norwége, dans celle de l'île de Rænsholm ainsi que dans la gadolinite d'Ytterby. Il s'y trouve à l'état d'oxyde associé à de la silice, de l'alumine, du sesquioxyde de fer, de l'yttria de la cérine, du didyme, de la chaux, du manganèse, et à des traces d'urane, de thorine et de tantale.

Ces minéraux ne renferment guère plus de 1 pour 100 de wasine (oxyde de Wasium).

Les propriétés que M. Bahr signale comme caractéristiques du nouveau métal n'offrent selon nous, aucune particularité nouvelle; de leur examen résulte, au contraire la certitude que la wasine loin de recéler un corps simple nouveau, n'est qu'un oxyde complexe dont les éléments sont connus; c'est de l'yttria coloré par un peu d'oxyde de didyme ou d'oxyde de terbium.

Donc le wasium n'est lui-même que de l'yttrium contenant un peu de ses congénères le didyme ou le terbium; c'est ce qui résulte du tableau suivant dans lequel, pour faciliter la comparaison, les propriétés signalées comme caractéristiques du wasium ont été mises en regard de celles qui, sur la foi des observations faites par Gadolin, Eckeberg, Klaproth, Vauquelin Berzelius, Wochler, Berlin et Mosander, garantissent l'autonomie de l'yttrium.

| Wasium.                |                                | Yttrium.                                                                                        |  |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Acide oxalique et oxa- | Précipité blanc.               | Précipité blanc.                                                                                |  |
| Ammoniaque             | Précipite imparfai-<br>tement. | Précipite imparfaite-<br>ment (l'yttria n'étant<br>pas insoluble dans les<br>sels ammoniacaux). |  |

<sup>(1)</sup> Des détails sur ce métal ont été donnés dans le dernier numéro, Journal de Pharmacie, t. XLIV, p. 534.

| Potasse caustique Sulfate de potasse                                                    |                 | Précipité blanc insolu-<br>ble dans un excès.<br>Précip. blanc cristallin. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Au chalumeau, avec le l<br>borax, à la flamme<br>oxydante et à la<br>flamme réductrice. | Perle transpar. | Perle transparente.                                                        |
| La perle, exposée à la<br>flamme saccadée du<br>chalumeau, devient                      | Mannhe.         | Blanche.                                                                   |

Il faut ajouter que l'azotate de wasine est de couleur rosée tout comme l'azotate d'yeuria quand, comme l'a vu Mosander, ce sel contient du didyme ou, comme le rappelle Berzélius, il renferme de la terbine;

Que sa dissolution aqueuse fournit par l'évaporation, un précipité gélatineux de même que l'azotate d'yttria d'après Klaproth.

Que sous l'influence du chlore, du charbon et d'une haute température, il donne un sublimé blanc de chlorure volatil (1), tandis que le caput mortuum retient un chlorure fixe ui plus mi moins que l'yttrium, lequel, selon M. Woehler, ne se volatilise que partiellement. Dans ces circonstances, une portion persiste dans le résidu, même à une température très-élevée, ce qu'explique très-bien d'observation faite par Berzékus, suivant laquelle le chlorure d'yttrium n'est pas volatil (2).

La ressemblance entre les deux corps est donc parfaite et il est évident que le wasium n'est autre chose que de l'yttrium imper. La couleur brune de son oxyde et la teinte rosée de ses sels permettent d'y sompçonner, de plas, la présence d'un pou de didyme et probablement aussi de terbium, ce satellite de l'yttrium, si difficile à isoler et qui se fait si bien remarquer par la teinte rouge de ses dissolutions salines (3).

<sup>(</sup>a) Que M. Bubr considéra comme du chlorure de thorium, c'est le résidu fine qui, selon lui, contiendrait de wasium.

<sup>(</sup>xx) Trainé de chimie, 1846, édit. française, t. II, p. 167 et 170.

<sup>(3)</sup> La validité de ces conclusions vient d'être révoquée en doute dans la Bullatin de la Société chimique, p. 530. Capendant nous ne weyons rien à y changer, et nous les maintiendrens tant qu'on m'auxa pas dit

Notice sur la véritable formale de la goutte noire anglaise et sur la nécessité d'adopter pour ce médicament un mode uniforme de préparation (1).

#### Par M. MATET.

S'il était nécessaire de démontrer l'utilité d'un formulaire légal comme le seul moyen qui permit d'offrir aux médecins des médicaments constamment identiques dans leur composition et dans leur mode de préparation, on ne saurait choisir un exemple mieux approprié que la préparation connue sous le nom de goutte noire, goutte de Lancastre, goutte des Quakers. N'est-il pas en effet déplorable de voir une préparation aussi

en quoi le wasium diffère de l'yttrium. En effet, qu'on le remarque bien, cette différence n'a encore été donnée par personne, et dans son mémoire relatif au wasium, M. Bahr we dit de ce métul sion qui n'ait déjà été dit de l'yttrium plus ou moins pur.

Ce n'est donc pas être très-esignant que de demander sur quels faits on se base pour augmenter d'un nouveau membre la liste déjà si complète des corps simples. C'est bien le moins qu'on fasse pour le wasium ce qui vient d'être fait pour le thallium, et, dans l'espèce, cela est d'autant plus nécessaire que si le wasium arrive à se faire reconnaître, ce ne pourra être qu'aux dépens de l'yttrium, son congénère. En effet, ce jour-là, l'yttria de Gudolin, de Vanquelin et de Beszélius aura cessé d'exister, cur l'yttrium ne sera plus un corps simple, mais bien un abliage composé de wasium et d'un yttrium hypothétique.

Si donc le wasium existe, l'histoire de l'yttmum est à refaire; mais quant à présent rien ne prouve que cette éventualité soit à craindre.

M. Delafontaine, qui connaît à fond les métaux yttrocériques, n'admet pas non plus que le wasium soit un corps simple nouveau. Il pense que la wasine de M. Bahr doit ses réactions caractéristiques à de l'oxyde de cérium. (Arch. des seimons phys.ist nac., L. XVIII, décembre 1863.)

J. N.

(1) C'est a wort, schon meus, que dans les ouvrages français on a traduit an pluriel le met black drep, qu'on trouve partout au singulier dans les textes anglais; il ne nœus paraît pas sans importance de lui conserver sa vésitable signification, qui semble indiquer d'une manière toute particulière que c'est le plus souvent à la dose d'une goutte que s'emploie cette préparation.

Digitized by Google

active présenter des différences telles dans les diverses formules qui ont été publiées, que le rapport entre la matière active, l'opium, et le produit obtenu s'y trouve, selon la formule suivie et le mode de préparation adopté, tantôt de 1 à 2, tantôt de 1 à 8.

La goutte noire, black drop des Anglais, n'est pas à proprement parler un remède nouvellement introduit dans la thérapeutique; les anciens avaient déjà observé que les préparations dans lesquelles l'opium était traité par les liqueurs acides jouissaient d'une grande efficacité. C'est ainsi que dans le formulaire américain de Redman Coxe, édit. 1825, il est fait mention de préparations opiacées très-anciennement employées dont la composition avait beaucoup de rapports avec celle du médicament qui plus tard fut vendu comme remède secret sous le nom de black drop.

Le laudanum de Van Helmont le jeune, dont la recette est rapportée par Robert Boyle dans le neuvième volume des Transactions philosophiques de Londres pour l'année 1674, possède, à très-peu de chose près, la même composition que la goutte noire: ce sont les mêmes ingrédients, opium, muscade, cannelle et safran traités par le suc de coings; il est à remarquèr seulement que Van Helmont préparait deux sortes de laudanum l'un, évaporé jusqu'à consistance pilulaire, l'autre liquide dont il laissait le degré de concentration à l'appréciation de l'opérateur; la dose en était de 5, 6 ou 10 gouttes suivant les circonstances et moins lorsqu'on employait le laudanum en pilules.

Les écrits de William Salmon, en 1676, indiquent aussi que les préparations acides de l'opium ont été longtemps célèbres, et Hartmann, dans son Traité physico-médical de l'opium en 1615, les préfère à toutes les autres.

Si l'on remontait même jusqu'à Paracelse qui vivait à la fin du xv° siècle, on verrait que son fameux spécifique anodin n'était autre chose que ces mêmes substances, opium, cannelle, et safran infusés dans des sucs d'oranges aigres et de coings, auxquels il ajoutait du musc et de l'ambre gris; il est vrai qu'il en rehaussait la valeur en y introduisant aussi du corail, des perles fines et de la quintessence d'or.

Le laudanum de Glossæus était aussi une préparation acide d'opium.

C'est encore au nombre de ces préparations qu'il faut ranger la liqueur sédative de Batley, remède secret qui paraît avoir pour base l'opium et l'acide acétique.

Enfin on trouve dans la *Pharmacopée* du D<sup>2</sup> Paris, p. 469, à l'article *Opium* les indications suivantes rapportées dans le *Formulaire* de Redman Coxe, p. 16:

« La goutte noire, de Lancastre, ou des Quakers, a été long-« temps connue et estimée comme étant plus puissante dans « son action et moins variable dans ses effets que toute autre

a teinture d'opium; elle avait jusque dans ces derniers temps

- « été enveloppée dans une profonde obscurité. lorsque les pa-
- piers du dernier Édouard Walton du Sunderland, dont les
- relations avaient été intimes avec le propriétaire primitif.
- qui vivait environ un siècle avant cette époque, étant tom-
- « bés entre les mains du D' Armstrong, ce gentleman publia la
- « formule dans l'intérêt de la profession. »

Or la formule publiée par Armstrong ne diffère de celle qui est inscrite dans le formulaire américain que parce qu'elle laisse la faculté d'employer comme véhicule le verjus ou le jus de pommes sauvages, tandis que la pharmacopée américaine prescrit absolument l'emploi du vinaigre.

On comprend pourtant que ces divers véhicules, vinaigre, verjus ou jus de pommes, contenant des quantités très-variables de matières en dissolution, il ne soit pas indifférent pour le résultat d'employer l'un ou l'autre, surtout lorsque comme l'indique le modus faciendi, la consistance sirupeuse doit servir seule de guide à l'opérateur.

N'est-ce pas aussi dans le but de rendre la préparation plus active que Langelot avait conseillé de préparer l'extrait d'opium en faisant fermenter la substance avec le suc de coings?

Ces observations, tout empiriques de la part des anciens sur l'activité relative des préparations acide de l'opium, ont été pleinement confirmées depuis par la découverte de la morphine et de ses combinaisons.

Quoi qu'il en soit, la goutte noire était plus employée dans la thérapeutique etrangère que dans la nôtre lorsque M. le De Monneret appela de nouveau sur elle l'attention des praticiens français par les observations qu'il publia dans le Bulletin de Thérapeutique en 1852. Le résultat de ces expériences paraît complétement d'accord avec l'opinion des praticiens anglais qui prétendent que l'estomac possède à l'égard de ce médicament une tolérance qu'il n'offre pas au même degré pour les autres préparations d'opium et même la morphine et la codéine.

M. le D' Monneret les emploie sursont dans les affections gastro-intestinales et dans les névralgies de l'estomac; il les administre à la dose de 1 à 2 gouttes dans la première ouillerée de potage au déjeuner ou su diner; mais il a pu povter graduellement la dose à 8, 12 et 16 gouttes par jour. C'est à l'occasion de l'emploi qu'il fit de ce remède qu'il a pu dire:

« Les gouttes noires constituent un médicament dont la « composition, malheureusement très-variable, doit toutes « ses vertus à l'opium. Celles qui viennent des meilleures offi« cines de Londres, et que j'ai employées plus particulièrement, « sont formées par un liquide sirupeux noirâtre d'une odeur « aromatique assez agréable; l'odeur vireuse de l'opium m'y « est pas complétement dissimulée.

« Les pharmacopées françaises et étrangères indiquent des « modes de préparation fort différents les uns des autres. J'ai « reconnu des propriétés plus faibles, moins sûses, souvent « nulles, aux gouttes noires que des pharmaciens instruits « avaient bien voulu me préparer eux-mêmes avec des soins « minutieux en se conformant aux formules retracées dans les « pharmacopées anglaises. J'ignore entièrement la cause de « ces différences, j'assure seulement qu'elles sont très-mar- « quées, et je dois les signaler à tous les praticiens. »

Aujourd'hui cette préparation est assez fréquemment demandée dans nos pharmacies pour qu'il soit de la plus grande importance d'en signaler la composition.

Les recherches que nous avons faites au sujet de diverses formules publiées dans les pharmacopées étrangères, et particulièrement dans le texte anglais des formulaires américains où ce médicament semble avoir été publié pour la première fois, nous a convaince que la variation survenue dans les nom-

brenses formules publiées sont dues: à la faculté luissée de choisir le véhicule acide et à des inexactitudes dans la traduction du poids aughais en poids français; soit qu'on ait trapfacilement voulu former des nombres ronds, soit qu'on n'ait pas suffisamment fait attention que la livre médicinale auglaise n'est que de 12 onces et que l'once elle-même varie de 23°,65 à 31°,07 centigrammes, selon qu'il s'agit de mesuser un corps liquide ou de peser un corps solide.

Il faut dire aussi que la formule originale contient dans senmode de préparation des indications ausez vagues pour que exécutée par des praticiens différents, elle donne naissance à desproduits variables

Soubeiran en avait déjà signalé le danger dans sa Pharmacopée, édition de 1840; mais au lieu de publier de nouvelles formales, il ent mieux valu, selon nous, soumettre à une expérience décisive la formule primitive, comme nous l'avons fait nous-même, afin de fixer d'une manière positive le rapport de la matière active au produit.

Avant d'indiquer le résultat de nos expériences, qu'il nous soit permis de faire l'exposé rapide des diverses formules publiées afin de justifier les conséquences que nous en avans tirées.

Les deux plus auciennes formules que nous ayons trouvées sont publiées, l'une par la pharmacopée batave de Niemann en 1824, l'autre dans la pharmacopée des États-Unis en 1825.

Ges deux formules sont exactement semblables quant aux substances employées aux doses et au mode de préparation; les voici textuellement:

| Pr. | Opium     |        | <b></b> | <br>1/2 livre.        |
|-----|-----------|--------|---------|-----------------------|
|     | Vinnigre. |        |         | <br>3 pintes fluides. |
|     | Safran    |        |         |                       |
|     | Muscades. |        |         | <br>1 once:           |
|     | Sucre     |        |         |                       |
|     | Levûre de | bière. |         | <br>1 once.           |

Faites cuire l'opium, le safran et la muscade dans le vinaigne jusqu'à consistance convenable; ajoutes alors le sucre et la levûre de bière et faites digérer pendant sept semaines, ensuite exposes à l'air libre jusqu'à ce que la liqueur soit réduite en sirop. Enfin décantez, filtrez et renfermez dans des vases de verre après avoir ajouté un peu de sucre dans chaque bouteille. On voit de suite dans quel vague nous laisse une semblable formule quant au rapport de l'opium au produit.

Toutefois, dans la formule attribuée au docteur Armstrong on trouve cette note: « Une goutte de cette préparation équivaut à environ trois gouttes de teinture d'opium de la pharmacopée de Londres. » Or la teinture d'opium étant elle-même au dixième, le rapport de l'opium à la masse devrait être fixé à peu près comme 1: 3 dans la goutte noire, si un élément d'incertitude n'était aussitôt apporté par les lignes suivantes du texte anglais de la même note. « Les ingrédients ci-dessus doivent fournir environ deux pintes de liqueur filtrée. » En faisant le calcul du poids de la pinte anglaise, et en supposant même que la densité de la liqueur sirupeuse soit égale à celle de l'eau distillée, ce qui ne saurait être, le rapport qu'on établissait tout à l'heure comme devant être de 1 à 3 devient de 1 à 5.

La formule que nous venons de rapporter a servi évidemment de point de départ à toutes celles qu ont été publiées depuis, c'est elle sans doute que Jourdan a voulu reproduire dans sa *Pharmacopée*, édition 1840, tom. II, p. 171, mais au lieu de traduire la demi-livre d'opium par 186 gr. 50 c. il l'indique comme devant être de 8 onces ou 250 grammes. Cette erreur à pour conséquence d'augmenter de 25 p. 100 environ la force du produit.

Redwood dans son supplément à la pharmacopée de Gray (1848, page 763) rapporte aussi deux formules, celle de la pharmacopée des États-Unis de 1825 dans laquelle il substitue le verjus au vinaigre et celle de la pharmacopée des États-Unis de 1840, dans laquelle non-seulement le rapport de l'opium au produit est entièrement changé, mais aussi le mode de préparation.

La formule primitive porte, comme on l'a vu, de la levûre de bière. Sans nous prononcer dès à présent sur la question de savoir si cette levûre remplit plus ou moins le but qu'on s'est proposé en l'introduisant dans la formule, on peut dire cependant que l'auteur a eu l'intention d'y apporter un élément de fermentation; au contraire la pharmacopée des États-Unis de 1840 supprime tout à fait la levûre de bière, et au lieu de lais-

ser longtemps à l'air libre la préparation pour l'amener à l'état sirupeux, elle traite les substances par déplacement en employant par fractions du vinaigre distillé, et en évaporant la colature au bain-marie jusqu'à ce que le produit soit amené à un degré de concentration tel qu'il représente environ le sixième de son poids d'opium.

Nous faisons remarquer que non-seulement le rapport de l'opium à la masse se trouve considérablement diminué dans cette formule, mais encore que c'est elle qui a été le plus généralement reproduite par nos auteurs modernes. Soubeiran Pharm. édit. 1857, Bouchardat Annuaire de thérapeutique 1853 Codex belge, dernière édition.

Nous ne signalerons que pour mémoire les formules publiées dans l'Annuaire de thérapeutique de M. Bouchardat, 1841, et dans l'Officine de M. Dorvault 1858 où le rapport de l'opium au produit se trouve dans les proportions de 1 à 8; mais nous appellerons d'une manière tonte particulière l'attention sur la formule qui a été adoptée par le Codex de Hambourg, année 1845, parce que c'est la seule qui indique d'une manière catégorique le rapport de l'opium au produit, et que c'est aussi celle dont le résultat présente le plus de concordance avec nos propres expériences.

Cette formule est la suivante, le poids de Cologne, en usage dans toute l'Allemagne à cette époque, étant rapporté au système décimal:

|                     | gr.         | c. Ramené à l'un | iilė. |
|---------------------|-------------|------------------|-------|
| Pr. Opium 2         | onces ou 58 | ,46 100,00       |       |
| Vinaigre distillé 1 | livre 350   | ,79 600,00       |       |
| Safran 1            | gros 3      | ,65 6,20         | . '   |
| Muscades 3          | gros 10     | ,95 18,50        |       |
| Sucre               | once 29     | ,23 50,00        |       |
| Levûre de bière 1/2 | 2 once 14   | ,61 25,00        |       |

Faites bouillir ensemble pendant un quart d'heure les quatre premières substances : alors ajoutez le sucre et la levûre, mettez le mélange à fermenter, et après six semaines, filtrez et évaporez à 4 onces,

On voit tout de suite le rapprochement qui existe entre cette formule et la formule primitive, et si elle ne porte pas encore

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° sans. T. XLV. (Janvier 1864.)

Digitized by Google

se cachet de rigoureuse exactitude que nous cherchous à donmer aux préparations inscrites dans notre Codex français, on y trouve déjà une érude sérieuse de cette active préparation et le sentiment de l'importance qu'il faut attacher à bien fixer son degré d'activité.

Maintenant que nous avons rapidement passé en revue les différentes formules, il s'agit de faire choix de celle qui répond le mieux aux besoins de la pratique actuelle, puis de déterminer des conditions de sa préparation d'une manière tellement exacte que tous les pharmaciens puissent obtenir sans tâtonnement un médicament qui offre les mêmes caractères et présente toujours une efficacité constante dans ses effets.

Nous avons vu par les observations de M. le Dr Monneret que les préparations anglaises ont toujours offert une activité plus grande que celles qui ont été préparées par les pharmaciens francais, que les gouttes noires venues d'Angleterre sont présentées sous la forme d'un liquide sirupeux, noiraire. Les informations que nous avons prises auprès de ce praticien distingué nous permettent d'affirmer que celles qui ont été préparées pour lui par des pharmaciens instruits ne présentaient pas ce même caractère de consistance sirupeuse: il est donc hors de doute qu'elles avaient été préparées d'après la formule reproduite par nos auteurs modernes, c'est-à-dire celle de la pharmacopée des États-Unis de 1840. Nous nous sommes assuré, en outre, que la formule suivie généralement en Angleterre est bien l'ancienne formule des Etats-Unis, car la goutte noire, black drop, qui se vend actuellement dans les pharmacies anglaises, présente l'état sirupeux, et le flacon porte d'ailleurs sur son étiquette: Une goutte équivaut à quatre gouttes de laudanum : c'est précisément le degré de concentration établi dans la formule du Codex de Hambourg et qui paraît suivi dans toute l'Allemagne.

D'un autre côté, les renseignements que nous avons cherché à obtenir, par l'intermédiaire de M. Guibourt, auprès d'un pharmacien anglais bien connu, M. Hanbury, nous ont appris seulement qu'il emploie comme véhicule le suc de pommes aigres, mais il ne s'explique pas sur le rapport de l'opium au produit.

Nous avons pensé que nous ne pourrions fixer nos idées

d'une manière absolue, à ce sujet, qu'en exécutant exactement le procédé original, travail utile d'ailleurs pour déterminer les meilleures conditions du modus faciendi.

Sans entrer dans le détail des expériences que nous avona cru devoir répâter, nous nous contenterons d'en signaler les résultats.

L'emploi de la levûre de bière, qui pourrait avoir une certaine importance si l'on choisissait le suc de pommes ou le veujus est à peu près inutile si l'on fait usage de vinaigre, surtout à l'état de concentration où l'on prend ce véhicule, car en présence de la liqueur acide, la fermentation se fait d'une manière si incomplète qu'il se dégage à peine dans les premiers jours quelques bulles d'acide carbonique. On a la preuve de l'inutilité de la levûre de bière en faisant deux expériences comparatives, sans ajouter de ferment dans l'une d'elles. Si l'on emploie des quantités semblables des mêmes substances, et si l'on évapore les colatures à un poids déterminé, on doit obtenir des produits d'une densité différente, en admettant que dans l'une des opérations la levûre de bière ait provoqué la transformation complète ou même partielle du sucre en alcool; or ce résultat n'a pas lieu, car les deux liquides sirupeux présentent exactement la même densité.

Il fallait en second lieu déterminer d'une manière exacte quelle était la quantité de produit restant, lorsque la liqueur a été exposée pendant un temps très-long à l'air libre jusqu'à ce qu'elle ait acquis la consistance sirupeuse. Cette donnée était importante car elle devait nous apprendre le rapport de l'opium, à la masse; nous avons vu, dans un opération faite avec soin dans les conditions prescrites par la pharmacopée américaine de 1825, que le poids du liquide sirupeux marquant 31° froid à l'aréomètre de Beaumé nous indiquait que l'opium y existait dans la proportion de 2 à 5. Ce rapportest comme on le voit, bien plus rapproché de celui fourni par la pharmacopée da Hambourg et par la préparation vendue dans les pharmacies anglaises de Paris, que de celui qui a été adopté par le formulaire des États-Unis de 1840 et par nos auteurs modernes qui, nous le rappelons ici, n'est que d'un sixième.

Mais afin de nous prononcer en toute connaissance de cause

nous avons exécuté également la formule du Codex de Hambourg et nous avons vu que cette formule, dans laquelle la quantité de sucre est diminuée d'un sixième, donne exactement le résultat annoncé, c'est-à-dire une liqueur sirupeuse contenant la moitié de son poids d'opium, correspondant à 2 parties de laudanum de Rousseau, et comme l'indiquent les étiquettes de la black drop anglaise, à 4 parties de laudanum de Sydenham.

C'est donc en faveur d'une préparation contenant la moitié de son poids d'opium, comme répondant le plus exactement aux habitudes de la pratique générale, que nous avons cru devoir nous proposons :

# Goutte noire anglaise, black drop.

| Pr. | Opium dur             | 100 |
|-----|-----------------------|-----|
|     | Vinaigre distillé (1) | 600 |
|     | Safran                |     |
|     | Muscades              | 25  |
|     | Sucre.                | 50  |

Pulvérisez grossièrement l'opium, la muscade et le safran; mettez-les dans un ballon avec les trois quarts du vinaigre et laissez en macération pendant huit jours, chauffez au bain-marie pendant une demi-heure, passez, exprincez fortement et ajoutez sur le marc la quatrième partie du vinaigre. Après vingt-quatre heures de contact, exprimez de nouveau à la presse et réunissez le liquide écoulé au premier produit obtenu; filtrez, ajoutez le sucre et faites évaporer au bain-marie jusqu'à réduction à 200 grammes. La liqueur refroidie doit marquer 31° B.

La goutte noire ainsi préparée représente la moitié de son

<sup>(1)</sup> Le vinaigre doit être distillé à la cornue afin de ne contenir aucune des substances minérales que pourraier t lui fournir les appareils de cuivre ou le plomb de l'étamage impur. On doit retirer les trois quarts du vinaigre soumis à la distillation. On sait, du reste, que le vinaigre distillé est moins fort que le vinaigre mis dans la cornue. De bon vinaigre d'Orléans saturant 8 pour 100 de carbonate de soude sec nous a donné, étant distillé aux trois quarts, un vinaigre ne saturant plus que 6 pour 100 de sel de soude.

poids d'opium ou le quart d'extrait thébaïque, c'est-à dire que 1 partie équivaut à 2 parties de laudanum de Rousseau et à 4 parties de laudanum de Sydenham (1).

Nous ajouterons quelques mots pour justifier les légères modifications que nous adoptons dans cette formule.

Nous avons préféré le vinaigre distillé à tout autre véhicule, comme présentant une composition toujours identique et offrant plus de garanties pour l'invariabilité du produit,

Nous avons admis, de préférence à la méthode de déplacement conseillée par quelques auteurs l'emploi fractionné du vinaigre, parce que l'expérience nous a démontré que c'était la manière la plus assurée d'épuiser les substances de toutes leurs parties solubles.

Il nous a paru nécessaire, pour une préparation aussi importante, d'en abréger la durée en limitant la macération au temps suffisant pour bien enlèver aux substances et particulièrement à l'opinm leurs parties actives.

Nons conseillons l'evaporation au bain-marie afin de pouvoir terminer promptement l'opération; l'exposition à l'air libre pendant un temps très-long ne présente aucun avantage et offre beaucoup d'inconvénients.

Nous indiquons d'évaporer jusqu'au poids représentant le double de l'opium employé, parce que l'expérience encore nous a démontré que dans ces conditions on obtient un produit ayant la consistance simpeuse, pesant 31° B, et présentant tous les caractères que l'on trouve dans la black drop des pharmacies anglaises.

Ensim nons avons arrêté la consistance sirupeuse à 31° B plutôt que de la pousser jusqu'à 35°, d'abord parce que les gouttes se comptent mieux que si le liquide était plus épais, puis surtout pour éviter un inconvénient grave qui s'est montré dans certaines préparations anglaises que nous avons eues sous les yeux.

<sup>(1)</sup> La teinte jaune du safran, ainsi qu'une légère odeur d'acide acétique, prédominent dans la goutte poire lorsque la préparation est récente; mais au bout d'un certain temps, la matière colorante se de ose et l'odeur acétique disparaît. La goutte noire possède alors une couleur fus de réglisse et une odeur sui generis.

L'acidité du vinaigre déterminant au bout d'un certain temps la transformation du sucre en sucre interverti, il en résulte, si la liqueur est trop concentrée, une séparation en deux couches; l'une de sucre cristallisé qui reste dans la bouteille, l'autre d'un liquide n'ayant plus la consistance de sirop, mais qui renferme probablement plus de matière active que la partie cristallisée.

Les soins que nous avens apportés à l'étude de la goutte noire nous ont semblé exigés, autant à cause de l'importance du sujet, que parce que ce médicament actif n'existant pas encore au Coden, il nous a paru convenable d'appeler sur l'utilité d'une formule invaniable l'astention des pharmaciens.

## Etudes chimiques sur le cuivre (suite).

#### Par MM. E. Millow et A. Comsainle.

Dans plusieurs communications précédentes, nous avons présenté sommairement l'étude de faits divers qui se rattachent tous à l'histoire du caivre; avant de réunir ces recherches dans un travail d'ensemble, nous croyons qu'il est utile de signaler encore quelques résultats, destinés surtout à faire voir que ces révisions chimiques devienment de jour en jour plus nécessaires.

Sulfites de cuivre. — La composition de ces sels, étudiée et discutée par plusieurs chimistes, semblait bien établie depuis le travail de M. Péan de Saint-Gilles.

En dirigeant un courant de gaz acide sulfureux dans une solution d'acétate de bioxyde de cuivre, on obtient un précipité jaune qui se redissout dans la liqueur; mais en portant celle-ci à l'ébulfition, il se fait un abondant dépôt de petits cristaux rouges.

M. Péan assigne pour composition à ces cristaux :

Cu<sup>3</sup> O<sup>3</sup>, 2SO<sup>3</sup>, 2HO.

Le dosage total du cuivre et du soufre, contenus dans les cristaux rouges, s'accorde avec cette formule; mais si l'on dose séparément le cuivre à l'état de protoxyde et le cuivre à l'état de bioxyde, on trouve que la proportion de Cu<sup>2</sup> est trop faible de 2 pour 100 et la proportion de Ca trop forte de 3 pour 100.

En outre, en reconnak que le sel confient jusqu'à 8 pour 100 d'acide sulfurique, mélangé à l'acide sulfureux.

En résumé, l'analyse exucte de cette combinaison indique jusqu'à 6 pour 100 de sulfate de bioxyde, interposé dans le sel dont M. Péan donne la composition; les lavages n'enlèvent point le sulfate avant de décomposer le sulfate lai-même.

Cette interposition semble constante, car nous l'avons constatée par des chillres qui restent les mêmes, dans trois préparations successives de sulfite rouge.

Toutefois, on parvient à s'y soustraire en changeant le mode de préparation adopté par M. Péan et par M. Chevreul, Bottinger, Dæpping et Rammelsberg, qui ont examiné ce sel avant lui.

il serait trop long d'entrer ici dans les détails de la préparations.

En définitive, ce composé, exempt de tout mélange et obtenu dans un état de pureté irréprochable, a bien pour formule :

Cu3 O3, 2SO3, 2IIO,

soit,

 $Cu^{2}O$ ,  $SO^{2} + CuO$ ,  $SO^{2} + 2HO$ .

Il offre cette particularité analytique assez curieuse de fournir les mêmes nombres en bioxyde de cuivre et en acide sulfurique, lorsqu'il est pur et lorsqu'il est mélangé de 6 pour 100 de sulfate de bioxyde.

Le dépôt jaune, formé par l'acide sulfureux, dans une solution d'acétate de bioxyde de cuivre, a été considéré par M. Péan comme un hydrate particulier du sel précédent; il lui assigne pour formule;

Cu3 O2, 2SO2, 5IIO.

La détermination totale du cuivre, faite par M. Péan, coincide très-exactement avec la formule précédente; mais en dosant la proportion relative de Cu<sup>2</sup> et de Cu, on observe des écarts inconciliables avec cette formule, et bien plus prononcés que dans l'analyse du sulfite rouge.

Nous avons obtenu dans diverses préparations: 7,60, 11,66 et 19,72 pour 100 de cuivre à l'état de protosel; la formule adoptée par M. Péan exigerait 28,78 de onivre à l'état de protoxyde.

Malgré les variations que nous signalons dans la constitution de ce composé, le dosage total du cuivre donnait toujours le même nombre, exactement pareil à celui que M. Péan a indiqué. Il en résulte que ce produit jaune représente un mélange dans lequel le poids du cuivre demeure fixe, tandis que le degré d'oxygénation du métal varie énormément d'une préparation à l'autre.

Il est probable que l'acide sulfureux et l'acétate de bioxyde de cuivre donnent d'abord naissance à un sulfite de bioxyde insoluble et instable, dont les molécules réagissent les unes sur les autres, l'acide sulfureux s'oxydant aux dépens du bioxyde de cuivre, jusqu'à ce que le sulfite ronge apparaisse et fournisse un nouvel état d'équilibre aux éléments.

Nous avons fait quelques essais pour obtenir la combinaison de l'acide sulfureux avec le bioxyde de cuivre: nous y sommes parvenus en saturant de l'alcool absolu par du gaz sulfureux, et en y projetant de l'hydrate de bioxyde de cuivre. Il se produit une poudre verte, insoluble dans l'eau, résistant aux lavages et uniquement formée d'acide sulfureux, d'eau et de bioxyde de cuivre.

Dans ce sel, le bioxyde de cuivre est quadriatomique, alors même que l'alcool saturé d'acide sulfureux, est employé en grand excès.

La formule de cette nouvelle combinaison est la suivante :

SO2, 4Cu O, 5110.

C'est un exemple de plus à ajouter aux combinaisons dans lesquelles on voit des sels à oxyde polyatomique se constituer malgré la présence d'un excès d'acide.

Protochlorure de cuivre ammoniacal et bichlorure de platine.

La réaction si nette du protochlorure de cuivre ammoniacal sur les sels d'argent, qui se réduisent et fournissent un poids d'argent métallique rigoureusement proportionnel à la quantité de protosel de cuivre, nous a conduits à examiner les rapports d'affinité existant entre le protochlorure de cuivre ammoniacal et le bichlorure de platine.

Le platine du bichlorure n'est pas réduit à l'état métallique et

est seulement ramené à l'état de protochlorure; quel que soit l'excès du protosel de cuivre, la réduction ne va pas plus loin. Il ne faudrant pas en conclure de suite que l'affinité du chlore est plus forte pour le platine que pour l'argent. Il y là une influence particulière qu'il faut attribuer à l'intensité des combinaisons que le protochlorure de platine forme avec l'ammoniaque, combinaisons dont M. J. Reiset a si heureusement fait connaître la constitution et la nature.

Voici ce qui se passe: Lorsqu'on verse le bichlorure de platine en solution concentrée dans une liqueur très-ammoniacale saturée de protochtorure de cuivre, il se fait un précipité cristallin, violet, quelques d'une teinte pure, rappelant les belles nuances de quelques sels cobaltiques, d'autrés sois tirant un peu sur le gris.

Dans ce dernier cas, les cristaux sont plus petits; ils sont toujours formés par de longs prismes terminés carrément, isolés ou diversement groupés et souvent creusés de deux cavités coniques se rapprochant par leur pointe.

Ces cristaux, très-stables lorsqu'ils sont secs, sont insolubles dans l'eau, dans l'alcool et ne s'altèrent qu'à la longue par les lavages; ils ont une composition exactement réprésentée par :

$$\left(\frac{\text{Pt. }Cu}{2}\right)$$
Cl, Az  $H^{2}$ .

On peut dédoubler leur formule et les considérer comme la combinaison d'un bichlorure de cuivre ammoniacal Cu Cl Az H<sup>3</sup>, décrit par R. Kane, avec le chlorure de Magnus Pt Cl, Az H<sup>3</sup>.

Mais il est plus probable que cette combinaison représente le chlorure d'une base à deux métaux, analogne aux bases uniméta liques qui ont été décrites par M. J. Reiset; elle en diffère parce qu'elle contient en même temps du cuivre et du platine dont les réactions sont également masquées. C'est le premier exemple, du moins nous le pensons, d'un chlorure ammoniacal bimétallique.

Les réactions de ce nouveau composé, tant avec les acides qu'avec les bases, n'admettent guère une autre supposition.

Nous aurons à faire counaître plusieurs composés intéressants

qui en dérivent; mais cette étude nous ferait sostir de l'histoire proprement dite du cuivre, à laquelle nous désirons nous borner en ce moment.

Rapport concernant la révision du règlement de la Société de pharmacie.

Rhe mer commission composée de MM. Gover, Vultzam et Debal, rapporteur.

Lu dans la séance du 5 août 1863.

### Messicurs,

La commission à laquelle, dans votre séance du 1er avril 1863, vous avez confié la mission de reviser votre règlement, avait à mettre la nouvelle rédaction d'accord avec plusieurs décisions adoptées à diverses époques par votre Société. Vous lui aviez en outre donné plein pouvoir à l'effet d'apporter à tous les articles de vos statuts telles modifications que le temps et l'expérience ont pu jusqu'ici indiquer comme utiles ou nécessaires. Elle vient aujourd'hui vous rendre compte de son travail.

Réunis le 15 juin dernier dans le cabinet et sous la présidence de M. Gobley, l'un de nous, vos commissaires ont repris un à un tous les articles du dernier réglement, et y ont introduit, après une mûre délibération et en vue du double but susindiqué, toutes les additions et toutes les modifications qui leur ont paru ressortir de vos vœux et de vos délibérations.

Afin de vous mettre à même de juger si votre commission a été votre fidèle interprète, nous allons passer en revue successivement les articles qu'elle a cru devoir ajouter à vos statuts, comme ceux qu'elle a cru devoir modifier, en citant à l'appuir de ces additions et modifications le texte de celles de vos délibérations qui les ont motivées, ou les motifs qui l'ont ellemême portée à prendre l'initiative de certaines corrections d'une importance secondaire.

Disons tout d'abord, au point de vue de l'ensemble de ces

additions et modifications, que deux articles nouveaux ont été ajoutés à l'ancien règlement, ce qui porte à 34 au lieu de 29, de nombre des articles du règlement nouveau, et que once usticles ont dû subir des modifications plus ou moins importantes.

Entrons maintenant dans l'exposé détaillé et la discussion de ces diverses opérations.

#### Discussion.

Article 1° du règlement en vigueur. Maintena

- Art. 3. Dans la séance du 6 août 1862, la Société, convoquée extraordinairement pour addition ou modification proposée par M. Reveil à son nèglement, a adopté les deux conclusions suivantes:
- « 1º Un droit de diplôme, fixé à 20 fr., sera applicable à « tous les membres résidants ou correspondants nationaux qui » seront élus à partir du 6 août 1862. »
- « 2º Le nombre des correspondants antionaux est porté à 120 au lieu de 100. »

De ces deux conclusions, qui rentrent toutes deux dans le chapitre de l'organisation de la Société, la deuxième seule se rapporte à l'art. 3; la premième fera l'objet de l'art. 17.

En conséquence, votre commission, sans rien changer au nombre des membres résidants fixé à 60, et des associés libres fixé à 20, vous propose de porter de 100 à 120 le nombre des correspondants nationaux, et usant de la faculté d'initiative que vous avez bien voulu lui conférer, considérant que l'extension importante, accomplie dans ces derniers temps, des relations internationales dont la soience prend sa large part, l'accroissement ilégitime de la renoumée et de l'autorité de votre Société dû au grand nombre de notabilités scientifiques qu'elle compte dans son sein, ensin, votre propre sentiment plusieurs fois manifesté, ont surabondamment établi l'insuffisance du nombre 60 attribué aux correspondants étrangers, votre commission, disons-nous, vous propose de porter ce nousbre à 100.

L'art. 3 recevrait donc la rédaction définitive suivante :

- Art. 3. « Le nombre des membres résidants est fixé à 60; « celui des associés libres. à 20; celui des correspondants na-
- a tionaux, à 120; celui des correspondants etrangers est sixé
- a à 100. Le nombre des membres honoraires n'est pas limité.
- Art. 4. « Les membres résidants doivent être pharmaciens. »
  Nous supprimons comme une superfétation les mots « légalement recus. »

Le § 2 de l'art. 4 sans changement.

Le § 3 nous a paru pouvoir être avantageusement modifié comme suit : « Les associés libres sont choisis parmi les savants « domiciliés à Paris et qui se sont distingués dans les sciences « naturelles, physiques ou médicales. »

Le § 4 sans changement.

- Art. 5. Dans la séance du 6 décembre 1854, l'importance et le nombre tonjours croissant des archives de la Société ayant paru nécessiter une mesure réglementaire spéciale, M. Hottot a lu, en son nom et au nom de MM. Guibourt et Reveil, un rapport dont voici les conclusions:
- « 1° Que la Société vote les fonds nécessaires pour disposer • d'une des armoires de la bibliothèque de l'École, et y établir « le dépôt de ses archives;
- « 2° Qu'un membre de la Société soit désigné pour colla-« tionner et conserver ces archives et qu'un jeton de présence « lui soit accordé tous les mois;
- « 3º Que des remerciments soient adressés à M. le directeur « de l'École pour l'empressement qu'il a mis à faciliter l'éta« blissement de ces archives. »

En conséquence, M. Reveil a été désigné par la Société pour collationner et conserver les archives sous la surveillance de M. le secrétaire général, et il a été décidé en outre que ces archives seraient à la disposition de chaque membre de la Société, de même que les ouvrages seraient à la disposition des élèves.

Nous avons cru devoir citer en entier la partie du procèsverbal de la séance susmentionnée qui se rapporte à la création des archives comme mesure réglementaire spéciale, afin de rappeler à la Société les considérations importantes qui lui ont dicté cette mesure au double point de vue de la nécessité d'abord, pour mettre fin à un encombrement regrettable, puis de l'utilité qui peut en résulter au profit des élèves et des membres de cette Société.

Mais il résulte aussi de cette citation, comme de l'ancien art. 13, qui place le dépôt des archives aux mains de M. le se-crétaire général, que votre archiviste n'est, en cette circonstance, passez-nous cette expression, qu'un dédoublement de M. le secrétaire général; qu'indispensable à la bonne administration de la Société, il n'a qu'une part indirecte dans l'action du bureau; que sa qualité est plutôt consultative que délibérative. En conséquence, nous n'avons pas cru devoir placer l'archiviste au nombre de vos officiers et nous avons adopté pour l'art. 5 la rédaction suivante:

Art. 5. Le bureau se compose de cinq officiers; savoir :

Un Président:

Un Vice-Président;

Un Secrétaire général;

Un Secrétaire annuel;

Un Trésorier;

Il leur est adjoint un Archiviste.

Art. 6. Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire particulier sont nommés pour un an; le Trésorier, pour trois aus; le S crétaire général et l'Archiviste, pour six ans.

§ 2. Maintenu.

Art. 7. Maintenu, sauf la substitution au mot circulaire des mots convocation spéciale.

· Art. 8. Maintenu.

Art. 9. « Le Président ne peut être réélu qu'après un intervalle de dix années. Le Secrétaire général, le Trésorier et l'Archiviste peuvent seuls être réélus immédiatement.

Art. 10. Maintenu.

Art. 11. Idem.

Art. 12. § 1. Idem.

- § 2. En cas d'absence du Président, le Vice-Président le remplace; à défant du Vice-Président, il est supplée par le Président honoraire ou par le plus ancien président présent à la séance.

Art. 13. Le Secrétaire général est dépositaire du registre des

procès verbaux; il'est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et l'expédition des actes de la Société.

Art. 14. Maintenu.

Art. 15. Idem.

Art. 16 (nouveau). L'Archiviste est chargé, avec le concours du Secrétaire général, de la conservation des manuscrits, des livres et de tous les objets appartenant à la Société.

Art. 17 (ancien 16).

Nous avons relaté plus haut les deux conclusions adoptées par la Société dans sa séance du 6 août 1862; l'une a pris place dans l'art. 3; l'autre relative au droit de diplôme a sa place naturellement marquéee dans le présent art. 17, dont voici la rédaction:

§ 1. « Pour subvenir aux dépenses, chaque membre résidant ou correspondant national paye, en entrant dans la Société, un droit de diplôme fixé à vingt francs. Tout membre résidant paye en outre une cotisation annuelle fixée à quarante francs.»

§ 2. Maintenu.

Art. 18 (ancien 17).

L'art. 17 de l'avant-dernier règlement était ainsi conçu: « Chaque membre titulaire présent à une séance de la Société reçoit un jeton; le Trésorier et le Secrétaire général en reçoivent deux. » Le dernier règlement, au lieu des mots le Trésorier et le Secrétaire général, porte : « les membres du bureau, etc.

Votre commission, croyant répondre à votre sentiment et au sentiment du bureau lui-même, a pensé que l'honneur de la vice-présidence et de la présidence, pour les membres les plus accrédités de votre Société; du secrétariat particulier pour les plus jeunes membres, portait en soi la plus flatteuse des rémunérations; qu'eu égard à la création du prix des thèses dont il va être question, après les travaux libéralement entrepris par vous pour la révision du Codex et qui vous ont imposé de lourds sacrifices, il n'était point de petite économie que vous dussiez dédaigner, si vous voulez vous créer de nouvelles ressources; mais considérant aussi que les fonctions de Secrétaire général, de Trésorier et d'Archiviste, non moins honorables d'ailleurs, imposent à ceux de nos collègues qui en sont

chargés des dépenses de temps, des démarches et des transax en debors de vos séances, elle a cru apportun de maintenir, pour ces trois fonctionnaires, l'allocation de deux jetons de présence, votés d'ailleurs en favour de votre Anchiviste dans la séance du 6 décembre 1854. En conséquence, votre commission vous propose, pour l'art 18 (ancien 17), le retour au plus ancien règlement, et soumet à votre sanction la rédaction suivante:

« Chaque membre titulnire, présent à une séance de la « Société, reçoit un jeton; le Secrétaire général, le Trésorier et « l'Archiviste en recoivent deux. »

Art. 19 (ancien 18). Mainteny.

Art. 20 (ancien 19). Idem.

Art. 21 (ancien 20). Idem.

Art. 22 (ancien 21).

L'art. 21 (ancien) contient une disposition que nous recomnaissons tous comme tombée en désuétude, celle qui veut que les commissions nommées pour examiner les travaux soumis au jugement de la Société, comprennent toujours un membre pris à tour de rôle sur le tableau des résidants. On sait que les choses ne se passant jamais aissi. Nous proposons de remplacer la rédaction ancienne par la suivante, qui est l'expression plus fidèle des usages qui out prévalu.

« Le Président mounte les commissions chargées d'examiner les travaux soumis au jugement de la Société. Ces commissions sont composées de trois membres.

Art. 23 (ancien 22).

Ici encore, l'article du règlement a cessé d'être l'expression des faits. Cette année, par exemple, un but de la plus haute importance à atteindre, au prix des plus lourds sacrifices, en une des plus grands intérêts de notre profession, nous a contraints de déroger aux dispositions de cet article. Il est denc rationnel d'en modifier la rédaction conformément à la logique des faits et voici celle que nous avons l'honneur de vous proposer:

« Sur l'initiative du bureau, à des époques qu'elle détermi-« nera par un vote spécial, la Société proposera des sujets de

« prix dont la valeur sera fixée en raison de l'importance des

« sujets. Les mémoires envoyés au concours seront examinés par « une commission de cinq membres nommés au scrutin. »

Art. 24 (nouveau).

- ' A la suite d'un rapport de M. Bondet, imprimé dans le Journal de pharmacie, t. XXXVIII, p. 28, la Société de pharmacie a voté la décision suivante :
- « A partir du 1<sup>er</sup> décembre 1861, la Société de pharmacie de · Paris décernera chaque année, à titre de prix des thèses.
- une médaille de la valeur de 300 fc. au jeune pharmacien
- « qui, après avoir passé ses trois examens devant l'École
- « supérieure de pharmacie de Paris, aura fait la meilleure
- · des thèses soutenues devant cette École pendant le cours de
- « l'année scolaire.
- « La Société se réserve, toutefois, le droit de ne pas décer-
- e ner le prix, si la meilleure des thèses sontenues pendant l'an-
- née scolaire ne lui paraissait pas assez importante pour
- " justifier cette haute récompense, " (Séance du 6 juin 1860.)

Voici maintenant le texte de l'article tel que votre commission a cru devoir l'adopter en conformité des dispositions et de l'esprit de la délibération susénoncée, comme aussi du vœu énoncé par M. le rapporteur de la dernière commission du prix des thèses, vœu auquel vous avez acquiescé, que cette commission eût la faculté d'accorder, en cas de besoin, des mentions honorables aux thèses reconnues les meilleures après celle qui aurait obtenu le prix.

Art. 24 (nouveau):

- « Indépendamment des prix dont il est fait mention dans l'ar-« ticle précédent, la Société décerne, à la fin de chaque année,
- « s'il v a lieu, une médaille d'or de la valeur de 300 fr. à
- « l'auteur de la meilleure thèse sontenne devant l'Ecole supéa rieure de pharmacie de Paris, et d'une à trois mentions
- a honorables si d'autres thèses en sont jugées dignes.
- « La commission des prix sera chargée de l'examen de ces a thèses.
- « Les membres de cette commission reçoivent un jeton de « présence à chacune de ses réunious. »
- Art. 25 (ancien 23). Maintenu.
  - Art. 26 (ancien 24).

Art. 27 (ancien 25). Idem. Sauf la substitution au mot eirculaire, des mots convocation spéciale.

Nous ajoutous à cet article un deuxième paragraphe destiné à donner une consécration définitive à un usage qui a prévalu an sein de la Société.

§ 2. « Il ne peut être nommé qu'un membre résidant, dans « une même séance. »

Art. 28 (ancien 26). Maintenu.

Art. 29 (ancien 27). Idem.

# Interprétation de l'art 27.

L'art. 27 de l'ancien règlement avait le mérite d'être tout à fait explicite sur la question des annonces de médicaments au moyen des journaux ou par toute autre roie. Il déclarait ces annonces compromettantes pour la considération du pharmacien qui, s'en rendait coupable, et pour la dignité de la Société.

L'art. 27 du règlement actuellement en vigueur a substitué à cette rédaction si nette, et qui s'inteprétait d'elle-même, une rédaction qui donne prise à des interprétations diverses, et qui a produit un fait anormal jusqu'alors parmi nous, un dissentiment qui, sur une question de principe capitale, a partagé en deux fractions égales, dans la séance du 28 octobre 1857, des hommes également dévoués à la science et à la dignité de notre profession.

La cause de ce dissentiment si regrettable est, il faut bien le reconnaître, dans la forme dubitative de l'article qui pose une question là où il devait la traucher, comme c'est le propre de tout bon règlement.

Mais la cause principale en est, au fond, dans l'appréciation inexacte qui a été faite des traits essentiels qui distinguent les professions médicales des professions commerciales et industrielles, et dans cette pensée erronée que l'annonce qui, pour celles-ci, est un moyen licite et utile, pouvait l'être également pour celles-là.

Un court examen nous fera reconnaître, qu'il n'y a point d'assimilation possible entre ces professions dans leurs rapports avec l'annonce.

Digitized by Google

Qu'est-ce que l'annonce?

C'est une des sormes à l'aide desquelles l'offre va au-devant de la demande.

Elle est, de tontes ces formes, la plus prompte, car elle a à sa discrétion les voies les plus rapides de la publicité; la plus nécessairement efficace, car la périodicité lui est acquise; la plus étendue, car elle s'adresse à tous, défiant le temps et l'espace. L'annonce est donc un appel, fait par le fabricant, le débitant, l'industriel, au commerce, à l'industrie, à la consommation, appel rapide, incessant, universel.

Grâce à elle, toute offre peut être mise partout et toujours en présence de la demande; il n'est pas de produit qui ne puisse être immédiatement écoulé, pas de besoin qui ne puisse être immédiatement satisfait. La production, la consommation s'accroissent rapidement; les relations internationales s'étendent, les produits se perfectionnent, la valeur vénale s'abaisse; la concurrence, mise et tenue incessamment en éveil, engendre le progrès, et tout se résout, en fin de compte, en accroissement du bien-être général et privé.

L'annonce est donc un bien dans les professions industrielles et commerciales; mais pourquoi? C'est que les intérêts engagés du côté de l'offre, comme du côté de la demande, sont des intérêts similaires ou du même ordre, intérêts purement mercantiles. C'est encore que l'offre sachant ce qu'elle propose, la demande ne sait pas moins ce qu'elle veut, et a qualité pour juger ce qu'elle reçoit; qu'en un mot, elle est compétente. C'est en troisième lieu que les besoins auxquels l'offre s'adresse sont, de leur nature, progressifs, extensibles, susceptibles de se développer de plus en plus, selon les avantages qui leur sont offerts.

En est-il de même dans les professions médicales, et, pour nons en tenir à ce qui nous concerne, dans la pharmacie? Est-ce qu'ici les intérêts engagés sont similaires ou de même ordre? Du côté de l'offre, intérêt d'ordre inférieur, le lucre; du côté de la demande, intérêt d'ordre supérieur, question de santé ou de maladie, de vie on de mort. Et puis, la demande, je veux dire le malade, a-t-elle qualité pour juger ce qu'elle reçoit? est-elle compétente? Évidemment non. Et enfin l'offre ici fût-

elle la plus assasageme possible, peut-elle, comme en commerue et en industrie; créer, développer des besoins nouveaux? Qu'on songe que ces besoins ne sont autres que les maladies et les infirmités bransines!

Non, il n'y a pas d'assimilation possible. L'intérêt vénal est dunc d'ordre inférieur. La justice, l'honneur, la santé, la vie des hommes, sont d'ordre supérieur. Si cela est vrai et incontesté, l'avocat qui tient souvent dans ses mains la fortuns, l'honneur, la libenté, quelquefois même la vie de ses semblables, le médecin et le pharmacien qui sont dépositaires en quelque sorte de la santé et de la vie des hommes, seraient-ils bien venus, usant des procédés du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire de l'aunonce, qui n'est qu'une des formes de la concurrence à outrance, à mettre des intérêts si supérieurs en balance avec un intérêt d'argent?

La Société vous a confié ces graves intérêts; elle vous a demandé des garanties de savoir, c'est-à-dire de dévonement et de moralité; elle vous a conféré des priviléges; ne serait-ce donc 'safin que vous en fissiez sortir des dangers pour elle? Évidemment non; et voilà pourquoi, indépendamment des lois qui ent réglementé ces professions élevées, voilà pourquoi il y a un Conveil de l'ordre des avouats, il y a des Sociétés de médecine e de pharmacie qui veillent sur les intérêts moraux de ces professions, et se constituent gardiennes de leur honneur et de leur dignité. Ainsi fait la vôtre, messieurs. Repousser l'annonce sois quelque forme qu'elle se présente, n'est pas seulement pour vous un intérêt moral, c'est aussi un devoir social; car il resort jusqu'à l'évidence de ce qui précède qu'au lieu d'être un progrès, elle est chez nous un recul, une cause de ruine; quau lien d'être un bien, elle est un désordre, un danger pour la Société. Envisagée au point de vue de la profession ellemêne, elle en mine les traditions élevées, attribue au faux mérite qui se préconise lui-même, la juste rémunération due à la science et au devoir accompli, et créant au profit de quel quesuns un monopole illégal et inique, tend à obliger les autres membres, sous peine de ruine, à user des mêmes procédés à outrance. Enfin, comme c'est le propre de tout ce qui est illégal et inique, elle seme la division parmi les membres d'une grande famille pour qui un lien commun avec la science et l'humanité devrait être un lien de confraternité indissoluble.

Le premier article de votre règlement rappelle les liens de confraternité existant entre les pharmaciens de la France et de l'étranger. Ces liens existent en effet, tout vous l'atteste; les nombreux témoignages de sympathie que vous recevez chaque jour des savants étrangers, l'approbation tant de fois donnée par eux à la fermeté de vos principes, le noble empressement avec lequel ils recherchent vos diplômes; pourquoi faut-il que ce sentiment élevé ne règne point au même degré parmi les membres de la pharmacie françuise? C'est l'annonce, l'annonce surtout qui a fait le mal. Que cette grande iniquité disparaisse, et la concorde renaîtra et l'harmonie se rétablira parmi nous,

Notre tâche, en ce qui concerne le règlement, est maintenant facile. L'ancien règlement avait raison : toute annonce de médicament par la voie des journaux ou par toute autre vois est compromettante, etc. Tout pharmacien qui se respecte, n'es doit faire d'aucune sorte, et la Société de pharmacie ne peut admetire et conserver dans son sein que des pharmaciens qui se respectent. Pour servir et seconder les progrès de l'art, il y a les journaux scientifiques (les erais, s'entend) qui s'adressenta des juges compétents et non au public ignorant. Pharmacien avant officine ouverte, annoncint au public des médicaments, - ou (prétexte à donner son adresse) un produit quelconque; pharmacien n'ayant point d'officine, abusant de son diplône pour annoncer des médicaments, sont, selon nous, égaleurat dignes de blâme. Nous ne connaissons qu'un cas où un plarmacien puisse faire des annonces sans cesser d'être honorable, et nous comptons, au sein de notre Société tel de nos colièques que nous aimons et honorons, et qui fait cette sorte d'annoice : c'est celui où un pharmacien n'ayant point d'officine ouverte. annonce un produit industriel. Il est vrai qu'alors ce n'es pas le pharmacien, c'est l'industriel qui annonce, et le diplôme dont on n'abuse point ne gâte rien.

Nous proposons le retour à l'ancien règlement, et nous demandons que l'art. 29 soit ainsi rédigé:

Dans le but de maintenir l'honneur de la profession, la Société de pharmacie n'admettra et ne conservera dans son

- e sein aucun pharmacien qui, par des actes blamables, et en
- « particulier par des annonces de médicaments au moyen des
- a journaux ou par toute autre voie, compromettrait sa considé-
- « ration et la dignité de la Société.
- « La Société consère à son bureau le soin d'avertir considen-
- « tiellement celui de ses membres qui aurait pu contrevenir
- « aux dispositions du présent article. En cas d'insuffisance de
- cet avis, le bureau en réfère au jugement de la Société rén-
- « nie en assemblée générale et en comité secret. »

Art. 30 (ancien 28). Maintenu.

Art. 31 (ancien 29). Maintenu.

Voici maintenant le texte du nouveau règlement proposé par la commission :

# Règlement de la Société de Pharmacie de Paris (1).

### Organisation de la Société.

- . 1. La Société de pharmacie a pour objet de resserrer les liens de la confraternité entre les pharmaciens de la France et de l'étranger, et de travailler au perfectionnement de l'art pharmaceutique comme aux progrès des sciences qui s'y rapportent.
- 2. La Société se compose de membres résidants, de membres honoraires, d'associés libres, de correspondants nationaux et de correspondants étrangers.
- 3. Le nombre des membres résidants est fixé à 60; celui des associés libres, à 20; celui des correspondants nationaux, à 120; le nombre des correspondants étrangers, ainsi que des membres honoraires, n'est pas limité.
  - 4. Les membres résidants doivent être pharmaciens.

Le titre de membre honoraire peut être reclamé par tout membre résidant, âgé de soixante ans, ou inscrit sur le tableau depuis vingt-cinq ans révolus.

Les associés libres sont choisis parmi les savants domiciliés à

<sup>(1)</sup> Adopté comme définitif après discussion du projet de la commis-

Paris, et qui se sont distingués dans les sciences naturelles, physiques ou médicales.

Tout membre titulaire quittant le département de la Seine devient, sur sa demande, membre correspondant national.

Les membres correspondants sont choisis parmi les pharmaciens et les savants nationaux et étrangers.

5. Le bureau se compose de cinq officiers, savoir :

Un Président:

Un Vice-Président:

Un Secrétaire général;

Un Secrétaire annuel;

Un Trésorier.

Il leur est adjoint un Archiviste.

6. Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire particulier sont nommés pour un an; le Trésorier pour trois ans; le Secrétaire général et l'Archiviste pour six ans.

A la fin de l'année, le Vice-Président passe de droit à la présidence pour l'année suivante.

- 7. L'élection des officiers a lieu chaque aunée dans la séance de décembre; les membres résidants en sont prévenus par une convocation spéciale.
- 8. Les élections se font par bulletins individuels, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages.

Les membres résidants seuls y prement part.

- '9. Le Président ne peut être réélu qu'après un intervalle de dix années. Le Secrétaire général, le Trésorier et l'Archiviste peuvent seuls être réélus immédiatement.
- 10. Le plus ancien des présidents inscrits au tableau a le titre de Président honoraire et prend place au bureau, à côté du Vice-Président.
- 11. Le bureau est chargé de l'administration de la Société; il fait partie de la commission des prix; il décide la convocation des assemblées extraordinaires; il est chargé de maintenir le règlement. Il désigne les commissaires près les Sociétés savantes.

Le Président et le Secrétaire général font, de droit, partie de toutes les commissions, avec voix consultative.

12. Le Président règle l'ordre des séances; il metaux voix les

propositions, proclame les décisions de l'assemblée, et signe, avec le Vice-Président et les Secrétaires, les actes émanés de la Société.

En cas d'absence du Président, le Vice-Président le remplace; à défaut du Vice-Président, il est suppléé par le Président honoraire ou le plus ancien Président présent à la séance.

- 13- Le Secrétaire général est dépositaire du registre des procès-verbaux; il est chargé de tout ce qui concerne le correspondance et l'expédition des actes de la Société.
- 14. Le Secrétaire annuel rédige les procès-verbaux des séances et les transcrit sur un registre spécial. Il supplée le Secrétaire général en cas d'absence.
- 15. Le Trésorier est chargé de la comptabilisé. Il n'acquitte aucune dépense sans le visa du Président et du Secrétaire général. A la fin de chaque année, ses comptes sont vérifiés pandeux commissaires qui en font leur rapport à la Société.
- 16. L'Archiviste est chargé, avec le concours du Secrétaire général, de la conservation des manuscrits, des livres et de toms les objets appartenant à la Société.

A la fin de chaque année, deux commissaires désignés par le bareau, examinent l'état des archives et en sont un rapport à la Société.

17. Pour subvenir aux dépenses, chaque membre résidant paye, en entrant dans la Société, un droit de diplôme fixé à vingt francs. Tont membre résidant paye, en outre, une cotisation annuelle sixée à quarante francs. Le droit de diplôme pour les correspondants nationaux est fixé à dix francs.

Tout membre qui aura refusé de payersa cotisation pendant une année sera considéré comme démissionnaire. La Société, réunie en comité secret, prononcera sa radiation.

- 18. Chaque membre titulaire, présent à une séance de la Société, reçoit un jeton.
- 19. Toute dépense ordinaire est réglée par le bureau. Tonte dépense extraordinaire doit être votée par la Société, sur le rapport d'une commission à lequelle s'adjoindre le Trésonier.

#### Travaux de la Société.

20. Les séances ordinaires ont lieu le premier mercredi de chaque mois et s'ouvrent à deux heures précises.

La seuille de présence est close à deux heures et demie.

- 21. Les lectures ont lieu dans l'ordre suivant :
- 1º Le procès-verbal de la séauce précédente;
- 2º La correspondance;
- 3º Les rapports des commissaires près les Sociétés savantes;
- 4º Les rapports des commissions sur les mémoires manuscrits, sur les mémoires de pharmacie imprimés dans les journaux périodiques et sur les ouvrages imprimés;
  - 5º Les mémoires et communications des membres résidants;
- 6° Les communications des correspondants ou des savants étrangers à la Société.
- 22. Le Président nomme les commissions chargées d'examiner les travaux soumis au jugement de la Société. Ces commissions sont composées de trois membres.
- 23. Sur l'initiative du bureau, à des époques qu'elle déterminera par un vote spécial, la Société proposera des sujets de prix. La valeur des prix sera fixée en raison de l'importance des sujets. Les mémoires envoyés au concours sont examinés par une commission de cinq membres nommés au scrutin. Cette commission choisit dans son sein son président.
- 24. Indépendamment des prix proposés dont il est fait mention dans l'article précédent, la Société décerne à la fin de l'année, s'il y a lieu, une médaille d'or de la valeur de 300 fr. à l'auteur de la merileure thèse soutenue devant l'École supérieure de pharmacie de Paris, et d'une à trois mentions honorables, si d'autres thèses en sont jugées dignes.

La commission des prix sera chargée de l'examen de ces thèses.

Les membres de la commission reçoivent un jeton de présence à chacune de ses réunions.

25. Chaque année, la Société tient une séance publique pour la distribution des prix. Le programme de cette séance est arrêté dans celle qui la précède.

#### Admissions.

26. Tout candidat au titre de membre résidant doit en faire la demande par écrit. Cette demande doit être appuyée par deux membres résidants.

Le candidat doit avoir communiqué à la Société, soit un mémoire manuscrit, soit une dissertation imprimée sur un sujet du domaine des connaissances pharmaceutiques.

27. Pour chaque nomination, le président désigne une commission de trois membres chargée de faire un rapport sur les titres des candidats. Ce rapport est lu et discuté en comité secret. L'élection a lieu dans la séance suivante. Quand il s'agit de l'élection d'un membre titulaire, une convocation spéciale appelle les membres de la Société à y prendre part.

Il ne peut être nommé qu'un membre résidant dans une

28. L'élection des associés libres et des correspondants est soumise aux mêmes conditions que celle des membres résidants.

Plusieurs membres correspondants pourront être nommés dans la même séance.

# Dispositions générales.

29. Dans le but de maintenir l'honneur de la profession, la Société de pharmacie n'admettra et ne conservera dans son sein aucun pharmacien qui, par des actes blâmables et en particulier par des annonces de médicaments au moyen des journaux ou par toute antre voie, compromettrait sa considération et la dignité de la Société.

La Société confie a son bureau le soin d'avertir confidentiellement celui de ses membres qui aurait pu contrevenir aux dispositions du présent article. En cas d'insuffisance de cet avis, le bureau en réfère au jugement de la Société réunie en assemblée générale et en comité secret.

- 30. Au décès d'un membre de la Société, le Président désigne quatre membres pour assister à ses obsèques.
- 31. Toute proposition tendant à modifier le présent règlement, si elle est prise en considération, donne lieu à la convocation d'une assemblée extraordinaire.

## Rapport sur le prix des thèses.

Lu dans la séance solennelle de rentrée le 11 novembre 1863.

Par une commission composée de MM. Poggiale, Bouis, Reveil, Baudrimont, Latour et Eug, Lebaigue, rapporteur.

## Messieurs,

L'année dernière, à pareille solennité, notre Société décernait pour la deuxième fois le prix qu'elle a généreusement institué en faveur de la meilleure thèse soutenue devant l'École pendant l'année courante.

Nous nous réjouissions de voir que notre appel avait été entendu des élèves et que bon nombre de thèses inaugurales avaient été soumises à notre appréciation. La commission chargée alors de présenter les résultats de ce concours avait, par l'organe de son consciencieux et élégant rapporteur, M. Baudrimont, conçu l'espérance que cette année verrait encore s'accroître le nombre de candidats à ce prix, d'autant plus méritoire qu'il récompense un travail volontaire. Pourquoi fautil qu'au lieu de sept thèses de l'année dernière, nous n'en ayons que deux à examiner aujourd'hui? Sans chercher les raisons qui nous ent privés de ces travaux spontanés et originaux, et ne voulant pas attribuer cette pénurie à l'indifférence des jeunes pharmaciens, mais plutôt à des circonstances fortuites, nous nous bornerons à faire des vœux pour que l'année qui vient soit plus féconde.

Avant d'aborder l'examen des deux thèses dont nous avons à nous occuper, qu'il me soit permis, messieurs, de vous exprimer le regret qu'a éprouvé la commission en voyant que l'une et l'autre de ces thèses, qui se recommandent d'ailleurs par des recherches réellement scientifiques, n'avait que des rapports indirects avec la pharmacie.

Loin de nous la pensée que ces œuvres auront été stériles, mais nous voudrions voir les candidats diriger leurs recharches ur des sujets plus spécialement applicables à un art où il restera encore longtemps des lacunes à combler, des doutes à éclaireir.

La première de ces thèses par ordre alphabétique est celle de M. Marie-Edme-Étienne-Henri Roché, né à Tours, lauréat de l'École de pharmacie; elle a pour titre : De l'action de quelques composés du règne minéral sur les végétaux.

Ce travail est divisé en trois parties, sans compter une introduction qui du reste est fort courte, et dans laquelle l'auteur expose le cadre qu'il s'est tracé et le but qu'il s'est proposé d'atteindre.

La première partie traite des effets extérieurs de quelques composés du règne minéral sur les végétaux. L'auteur y passe d'abord une revue suffisamment complète de ce qui a été écrit touchant les effets généraux sur les plantes de l'arsenic et des différents métaux; il a soin d'indiquer les sources où il a puisé, ce qu'on ne saurait trop approuver. La lecture des quelques pages suivantes nous avait fait espérer la solution d'une question à la fois curieuse et intéressante à élucider, à savoir la différence d'action des poisons métalliques suivant la famille, ou au moins le groupe auquel la plante appartient. Mais si la question est posée, elle est loin d'être résolue; nous y avons trouvé quelques généralités déjà connues, notamment sur les plantes sulfurées, mais nous aurions été heureux de voir sur ce sujet l'exposé de quelques expériences nouvelles.

La fin de la première partie de cette thèse traite de l'influence du milieu où vit le végétal sur les effets généraux. L'auteur y fait ressortir, par des expériences qui lui sont propres, l'importance de la composition du terrain, quand les plantes sont soumises à l'action de dissolutions métalliques; il fait voir le rôle que jouent dans ce cas les arrosages, l'air, la température, mais touche à peine à l'action de la lumière. Il nous eût cependant paru intéressant de rechercher quelle est l'action des rayons spectraux sur une plante empoisonnée, comparativement à une plante dans les conditions normales.

C'étaient là, sans doute, des expériences difficiles, tant par leur délicatesse que par les appareils qu'elles exigent; aussi n'est-ce point là un reproche, mais bien l'expression d'un regret.

Dans la deuxième partie de sa thèse, M. Roché s'occupe d'abord de la présence normale de quelques minéraux dans les plantes et fait l'historique détaillé de la question. Passant en revue les différents métaux, il expose quelques expériences qui lui sont personnelles sur la présence du zinc, présence qu'il croit devoir attribuer à l'emploi dans la culture de poudrettes désinfectées par le sulfate de zinc.

Traitant ensuite de la réportition des composés minéraux dans les divers organes des plantes, l'auteur rappelle les recherches sur ce sujet de MM. Chatin et Filhol, et passe ensuite à l'exposé de ses propres expériences qui ont porté sur l'arsenic et le cuivre, et desquelles l'auteur nous semble conclure que les organes des plantes ne sont pas doués, sauf cependant l'enveloppe colorée des fleurs, de la proprieté de localiser, d'accumuler les substances minérales, mais qu'au contraire, par un phénomène plus simple, la proportion du métal absorbé semble diminuer dans les organes à mesure qu'ils s'éloignent du sol.

Quant à la transformation des minéraux absorbés sous l'influence de la vie de végétation, M. Roché paraît admettre qu'elle a lieu sous forme insoluble dans la majorité des cas.

La troisième partie de cette thèse traite de l'absorption et de l'excrétion des composés minéraux par les plantes. En premier lieu l'auteur, par quelques expériences qui lui sont propres, cherche à démontrer que les spongioles des racines ne jouissent pas de la faculté de séparer les éléments nourriciers des composés nuisibles qu'ou leur ajoute, avec cette condition toutefois, que les solutions métalliques seront suffisamment étendues pour ne pas détruire ces spongioles. Ces expériences acquièrent d'autant plus d'importance qu'elles sont en opposition avec celles de Saussure, de Boussing tult. M. Roché s'occupe ensuite de l'excrétion des composés minéraux par les végétaux, excrétion qu'il semble admettre, bien que dans ses expériences il n'ait pu l'obtenir complète, insuccès qu'il attribue à la durée trop courte de ses tentatives.

L'anteur passe ensuite à la recherche des organes excréteurs des substances minérales; il conclut que l'excrétion se fait, pour les composés métalliques non assimilables, en partie, sinon en

totalité, par les racines, et que les seuilles sont étrangères à cette élimination, si ce n'est mécaniquement par leur mort et leur retranchement du végétal. Ce fait a d'autant plus de valeur qu'il peut éclairer la question des assolements et saire voir que le terrain peut, dans ce cas, emprunter aux végétaux qu'il nourrit.

Cette dernière partie de la thèse nous a paru celle qui renferme le plus d'expériences nouvelles, toutes disposées avec soin et donnant la preuve de l'esprit de sagacité de l'auteur.

Voilà, messieurs, l'exposé succint de la thèse de M. Roché, thèse remarquable à plus d'un titre, tant par l'importance de la question traitée que par les difficultés qu'a dû rencentrer son auteur et les nombreuses recherches bibliographiques qu'il a dû faire. Le sujet était d'autant plus aride que nos connaissances en physiologie végétale sont peu développées, et demandent encore de nombreuses expériences pour recufier ou éclaireir certains faits mal connus. M. Roché a tenté d'élucider une de ces questions, et nous devons lui en savoir gré.

Quant à l'ensemble et à la distribution de son travail, que notre nouveau confrère nous permette quelques remarques critiques. Étant donné d'étudier les effets de l'absorption des composés métalliques par les plantes, nous pensons qu'il ût été plus rationnel de commencer d'abord par prouver que cette absorption a lieu et quels en sont les organes, pour arriver ensuite à en examiner les effets; c'est précisément la marche inverse que l'auteur a suivie. Peut-ètre aussi M. Roché ne dégage-t-il pas suffisamment son opinion, ses expériences personnelles de l'ensemble des faits qu'il cite et ne la résume-t-il pas d'une manière assez précise pour donner au lecteur une idée nette de la question. Eufin nous aurions vu avec plai ir l'auteur discuter et détailler un peu plus les procédés analytiques qu'il a employés pour rechercher les métaux dans les plantes; car, bien que sa thèse traite d'un sujet botanique, la chimie y avait de nombreux rapports, et il appartenzit à un pharmacien surtout de ne pas négliger ce côté de la question.

Quoi qu'il en soit, nous le répètons, ce travuil est remarquable et a paru à votre commission mériter des éloges.

La seconde thèse est de M. Ch. Torchon; elle traite Des

indices de réfraction et de leurs applications à la chimie et à la pharmacie. Le sujet en est divisé en trois parties.

Dans la première, l'auteur, après un court historique, fait l'exposé du phénomène de la réfraction, des lois qui le régissent et des formules mathématiques à l'aide desquelles on peut arriver à la détermination de l'indice de réfraction d'un corps.

Traitant ensuite de la recherche des indices de réfraction. l'auteur décrit le procédé auguel il a donné la préférence. comme étant le plus simple et d'une enécution plus facile : ciest celui par la déviation minimum. C'est dans ce chapitre que se trouve une modification, originale que M. Torchon a apportée au procédé connu. Cette modification consiste à choisir dans le spectre un point de repère constant pour déterminer la déviation minimum. L'auteur avait d'abord adopté, ce qui se fait généralement, le milieu de la bande verte comme étant la plus tranchée : mais en poursuivant ses recherches et mettant à profit les travaux de MM. Bunsen et Kirschoff, et les appliquant à l'emploi du goniomètre de M. Babinet, il a trouvé un point de repère très-net, très-éclatant et très-facile à produire : c'est la raie spectrale D du sodium qu'il obtient en introduisant dans une flamme quelconque quelques fils de platine imprégnés d'une dissolution d'un sel de soude (1). L'auteur fait ressortir l'importance de cette modification au point de vue de l'exactitude. et de la sensibilité, et aussi au point de une de l'utilité qu'il y aurait pour les expérimentateurs à adopter le même point de repère afin d'obtenir des résultats comparables. La suite de ec chapitre a rapport à l'influence de la température sur les indines de réfraction; l'auteur y fait voir par des exemples quelle variation dans les chiffres peuvent amener quelques degrés de plus ou de moins dans la température. Il établit encore que l'indice de réfraction d'une substance devient plus fort à mesure que la densité augmente et conteste, à ce sujet, l'exactitude des expéziences de MM. Dale et Gladstone qui tendent à excepter l'eau de



<sup>(1)</sup> M. Torchon ignorait sans doute les travans de physiciens allemands qui, comme lui, avaient cherché dans une des raies apparentes duspectre un point de repère constant pour la détermination des indices de réfraction. (Note de la commission.)

rette loi générale. Il recherche ensuite et constate par des expériences que les indices de réfraction et les coefficients de dispersion diminuent d'une manière régulière à mesure que la température s'élève; ces expériences ont été pénibles autant que délicates. Dans cette partie de sa thèse, l'auteur s'est encore posé un problème intéressant à résoudre, à savoir si, connaissant l'indice de réfraction d'une substance à une température donnée, il était possible par le calcul de déterminer ce qu'il serait à une autre température. L'auteur donne une formule mathématique propre à arriver à ce résultat; mais malheureusement une des inconnues de l'équation, c'est la densité de la substance à cette même température, nouvelle opération qui vient singulièrement compliquer la première.

La troisième partie de cette thèse s'occupe des applications des indices de réfraction à la chimie et à la pharmacie. Aprèsavoir reconnu que c'est surtout par les procédés de la chimie qu'on doit rechercher la pureté d'une substance. l'auteur fait voir que dans certains cas cette science est impuissante à résoudre certains problèmes, et que la physique lui sert alors d'auxiliaire indispensable par l'étude de la densité, du pouvoir rotatoire, de l'indice de réfraction. Il établit que si de l'indice de réfraction d'un corps on ne peut jamais conclure que ce corps est pur, parce qu'il peut avoir été mélangé à d'autres substances ayant même indice que lui, on peut du moins, lorsque cet indice n'est pas ce qu'il doit être, certifier que le produit n'est pas pur. Il appuie cette assertion sur des expériences qui ont porté sur un certain nombre d'huiles fixes et d'huiles volatiles. mais il constate aussi les résultats négatifs qu'il a obtenus es voulant rechercher la pureté et la nature des alcaloïdes par ce procédé.

Le chapitre qui termine la thèse était peut-être le plus intéressant de la question, du moins au point de vue scientifique. En effet, on y recherche si l'indice de réfraction permet d'établir, quand deux liquides sont versés l'un dans l'autre sansqu'il y ait réaction apparente, il y a simple mélange ou combinaison, l'auteur conclut à l'affirmative s'appuyant de l'expérience qu'il a faite sur un mélange d'eau et d'alcool dans différentes proportions. Cette seule expérience est loin de nous paraître concluante, elle est d'ailleurs trop peu détaillée pour être appréciée à sa valeur, car l'auteur qui tout à l'heure faisait ressortir toute l'importance de la température et de la deusité dans la détermination des indices de réfraction, ne fait mention dans l'exposé de son expérience ni de l'une ni de l'autre de ces conditions, et cependant chacun sait qu'un mélange d'eau et d'alcool fait varier et la température et la densité. Il nous a semblé que de plus grands développements eussent été nécessaires dans l'exposé de l'expérience et surtout qu'elle cût dû être répétée avant de conclure à un fait aussi important. L'auteur aurait pu lire avec profit et analyser dans sa thèse un travail important de M. Sainte-Claire Deville où la question du mélange d'eau et d'alcool, est examinée au point de vue du maximum de contraction et de la puissance réfractive.

Les recherches récentes de M. Jules Regnault qui traite en ce moment cette question, pourront guider notre jeune confrère dans la suite de ses travaux que nous l'approuvons de vouloir continuer.

En résumé, cette thèse prouve que si son auteur n'a pas apporté dans la question un grand nombre de faits nouveaux, il a du moins vérifié et contrôlé ceux qui étaient déjà connus, ce qui dans l'étude des sciences physiques n'est pas sans importance. Ce travail qui a dû prendre beaucoup de temps et nécessiter de nombreuses et délicates expériences, a certainement donné à M. Torchon une habileté pratique dans la recherche des indices de réfraction qu'il saura utiliser par la suite. Car, pour le pharmacien, le diplôme ne doit être qu'une étape dans la marche progressive de l'étude des sciences, étude qu'il ne doit jamais interrompre.

Tel est, Messieurs, l'exposé des deux thèses qu'il nous était donné d'étudier; s'il nous est échappé quelques mois d'une critique un peu sévère, que les candidats nous le pardonnent et surtout qu'ils n'y voient que la preuve de l'intérêt que leur travail nous a inspiré. Car, soyez assurés, nouveaux et chers confrères, que la Société de pharmacie sait apprécier à leur valeur les efforts que vous avez faits; elle est henreuse de voir que par un travail spontané, vous vous êtes efforcés d'élargir

un programme que des idées nouvelles, cherchant à se faire jour, tendraient à restreindre en abaissant notre profession au niveau d'un simple commerce. C'était donc pour vous, accomplir une œuvre aussi louable qu'utile, que de tenter de la relever par des travaux où l'étude des sciences aura toujours la plus large part.

Mais, Messieurs, je m'écarte de mon sujet, et c'est un prix que vous avez à décerner.

La commission, tout en reconnaissant qu'il a fallu à chacun des candidats beaucoup d'étude et beaucoup de temps pour accomplir son œuvre, a jugé cependant que le travail de M. Henri Roché méritait d'être classé le premier, et elle vous propose en conséquence de lui décerner le prix, en engageant ce jeune confrère à continuer et à compléter une étude intéressante à tous égards.

# Sociétés savantes.

## ACADÉMIE DES SCIENCES.

Recherches sur la formation de la matière grasse dans les olives.

Par M. S. DE LUCA.

A la suite de mes précédentes communications faites pendant les deux dernières années sur la formation de la matière grasse dans les olives, je soumets à l'appréciation de l'Académie les résultats que j'ai obtenus par d'autres recherches exécutées postérieurement sur le même sujet.

Les expériences ont porté sur une série d'olives recueillies aux environs de Pise en Toscane, depuis le 25 juin jusqu'au 9 décembre de l'année 1860. On a opéré sur les olives desséchées à la température de 110 à 120 degrés, et en cet état on a déterminé leur poids, celui du noyau et de la pulpe, et aussi les matières solubles dans le sulfure de carbone. La quantité

Journ. de Pharm, et de Chim. 3° série. T. XLV. (Janvier 1864)

d'eau contenue dans les olives avait été dosée d'abord à l'étuve Gay-Lussac. Voici le tableau qui indique ces résultats :

| Buméros<br>d'ordre. |                   | Eausus .<br>100 parties<br>d'olives. | Poide à l'état see |                    |                     | Matières<br>solubles                                               |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     |                   |                                      | d'une<br>olive.    | d'un<br>noyau (1). | d'une<br>pulpe (1). | dans CS <sup>2</sup> sur<br>100 parties<br>d'olives<br>desséchées. |
| 1                   | 25 juin 1860      | 56,7                                 | 0,002              | ,                  | ,                   | 1,0                                                                |
| 2                   | 2 juillet 1860    | 56,3                                 | 0,007              | <b>,</b> .         | » `                 | ¥.7                                                                |
| 3 :                 | 8                 | 63,0                                 | 0,024              | э,                 | <b>»</b> 1          | 0,8                                                                |
| 4                   | 16 »              | 60,8                                 | 0,038              | •                  | >>                  | 1,0                                                                |
| 5                   | 22 »              | 68,7                                 | 0,099              | ,                  | *                   | 1,7                                                                |
| 6:                  | 29                | 72,6                                 | 0,124              | •                  | •                   | 1,2                                                                |
| 7                   | 5 août 1860.      | 67,0                                 | 0,176              |                    | *                   | 3.7                                                                |
| 8                   | 12                | 64,3                                 | 0,256              | 0,167              | 0,089               | 4,3                                                                |
| 9                   | 19                | 57,3                                 | 0,317              | 0,240              | 0,077               | 3,6                                                                |
| 10                  | 26                | 54,3                                 | 0,385              | 0,263              | 0,122               | 9,5:                                                               |
| 11                  | 2 septembre 1860. | 52,3                                 | 0,535              | 0,349              | 0,187               | 7,9                                                                |
| 12                  | 9                 | 49,5                                 | 0,574              | 0,395              | 0,179               | 14,8                                                               |
| 13                  | 16                | 50,6                                 | 0,583              | 0,384              | 0,199               | 22,3                                                               |
| 14                  | 23                | 49,8                                 | 0,716              | 0,409              | 0,307               | 23,9                                                               |
| 15                  | 30                | 48,1                                 | 0,741              | 0,393              | 0,348               | 25,7                                                               |
| 16                  | 7 octobre 1860    | 46,66                                | 0,851 :            | 0,897              | 0,454               | 32,9                                                               |
| 17                  | 14                | 48,0                                 | 0,788              | 0,359              | 0,429               | 32,7                                                               |
| 18                  | 21                | 45,4                                 | 0,864              | 0,415              | 0,449               | 33,6                                                               |
| 19                  | 28                | 46,9                                 | 0,887              | 0,413              | 0,474               | 35,6                                                               |
| 20                  | 4 novembre 1860 : | 43,2                                 | 0,974              | 0,411.             | 0,563               | 37,5                                                               |
| 21                  | 11                | 38,9                                 | 0,999              | 0,394              | 0,605               | 38,1                                                               |
| 22                  | 18                | 43,6                                 | 0,948              | 0,391              | 0,557               | 41,1                                                               |
| <b>` 23</b>         | 25                | 44,3                                 | 0,938              | 0,391              | 0,567               | 43,6                                                               |
| 24                  | 2 décembre        | 80,3                                 | 0,903 .            | 0,366              | 0,537               | 35,6                                                               |
| 25                  | 9 »               | 25,3                                 | 1,032              | 0,422              | 0;610;              | 30,4                                                               |

Il résulte des nombres consignés dans ce tableau que le poids des olives augmente avec le progrès de la végétation jusqu'au mois de novembre, mais que leur noyau est le premier à se développer: son accroissement: s'opère dans les premières périodes de la végétation, c'est-à-dire pendant les deux mois de juillet et d'août, et puis il reste stationnaire; et en effet, dans les mois successifs, il n'y a pas une variation sensible de poids. Au contraire, la pulpe augments continuellement de poids jusqu'à la maturité complète du fruit.

Ila-quantité d'eau qui so trouve dans les olives diminue

<sup>(1)</sup> Il n'a pas été, possible de séparer la pulpe du noyau des olives numéros 1 à 7.

progressivement à leur maturité : aussi elle est de 60 à 70 pour 100 dans les premières phases de la végénation, tandis qu'elle me s'étève qu'à 25 pour 100 à la dernière période de l'accroissement et de la maturité des olives.

Le sulfure de carbone enlève aux olives plusieurs substances de nature différente, parmi lesquelles il y a des matières colorantes et particulièrement de la chlorophylle qui va toujours en diminuant à mesure que le fruit s'approche de la maturité. La matière grasse, au contraire, s'y trouve en très-petite quantité dans les premières périodes de la végétation, augmente à mesure que le fruit grossit, et elle est en quantité maximum lorsque les olives sont mûres et ont perdu complétement toute trace de teinte verdâtre. Il est aussi à remarquer que lorsque le noyau n'augmente plus de poids, c'est alors précisément que la matière grasse s'accumule dans le fruit en plus grande proportion. (Séance du 14 septembre 1863.)

Recherches sur les rapports qui existent entre le poids des divers és du squelette chez l'homme.

### Par M. S. DE LUCA.

Rien ne se perd dans la nature ; pas la moindre parcelle des éléments primitifs ne s'égare, au milien de tous les changements de forme que les molécules matérielles subissent en se groupant de diverses l'açons.

Si l'on examine un être, quel qu'il soit, appartenant au règue organisé, et placé dans les conditions normales de l'existence, on trouve que toutes ses parties sont intimement proportionnées entre élles, aussi bien sous le rapport du poids que sous céluitle la longueur et de la superficie. Alors que les animaux et les plantes ont atteint leur plus grand développement, ils me dépassent jamais un poids déterminé, de même qu'ils n'acquièrent point une taille indéfinie; toutes leurs parties sont alors dans un rapport constant.

C'est ce qu'il est'facile d'observer dans le développement d'un végétal, tel que, par exemple, la fève commune, sur laquelle

j'ai fait des déterminations cette année; des que sa graine a été confiée à la terre, elle gonfle et augmente de poids; les feuilles, la racine, la tige, aussi bien que les bourgeons, les fleurs et les fruits, conservent aux différentes époques de la végétation des rapports de poids, de grosseur et de longueur. qui, assurément, ne sont point arbitraires.

On peut appliquer aux animaux le même raisonnement : les parties qui les composent sont proportionnées entre elles quant à la longueur et au volume, et aussi quant au poids.

La taille moyenne de l'homme adulte est de 1 mètre 60 centimètres, celle de la femme n'est moindre que d'un vingtième. La tête est la huitième partie de la hauteur totale du corps, et elle se trouve divisée en deux parties égales, dans le point où sont placés les yeux, de même que l'ouverture des fosses nasales occupe le milieu entre les yeux et le menton.

Dans la station verticale, le pubis représente un point central également distant des deux extrémités; et ce centre remonte à l'ombilic (dont la hauteur moyenne ordinaire au-dessus du sol est de 1 mètre) si l'on suppose les deux bras relevés vertica-lement au-dessus de la tête. On peut remarquer en outre que la taille d'un homme est mesurée exactement par la distance qui sépare l'extrémité des deux mains, les bras étant étendus en croix.

Si nous portons maintenant notre attention sur les dimensions du bras, nous voyons qu'on peut le diviser en cinq parties : la main représente exactement l'une de ces parties, et les quatre autres parties sont représentées, les deux premières par l'avant-bras, et les deux autres par le bras. Le coude sépare naturellement ces divisions.

Si l'on mesure le bras d'un sujet dont la main a 133 millimètres de long, on trouvera exactement, pour la longueur totale, 666 millimètres.

Pour ce qui est de la main, le carpe et le métacarpe en occupent la moitié; la première phalange du médius représente le quart de la main; et les deux dernières phalanges de ce doigt, prises ensemble, ont exactement la longueur de la première; enfin la phalangette elle-même se trouve divisée naturellement par l'ongle en deux parties égales. La plante du pied est d'un tiers plus longue que la paume de la main, mais le dos du pied est exactement de la même longueur.

Une remarque curieuse a été faite, relativement au poids du corps humain et des éléments qui le composent. On sait que le poids de l'oxygène contenu dans le corps s'élève à 72 pour 100. Or le rapport qui existe entre le poids de l'eau et celui des parties solides du corps est aussi de 72 pour 100. Il y a donc dans la masse totale du corps, 72 pour 100 d'oxygène, et 72 pour 100 d'eau.

J'ai essayé de déterminer les rapports qui existent, quant au poids, entre les différents os du squelette chez l'homme. Je me suis servi pour cela d'un grand nombre de matériaux, dont une partie m'a été remise en 1861 avec la plus grande bienveillance, par mon ami M. Duranti, professeur à l'Université de Pise. Voici les conclusions que je crois pouvoir tirer de mes observations:

1° Les os de la moitié droite du corps humain sont plus lourds que les os correspondants du côté gauche. Cette loi se trouve, exacte même pour les os de la tête.

2º Le poids des os situés au-dessus de l'ombilic égale le poids des os situés au-dessous de ce point, de même que la hauteur du corps au-dessous de ce point est égale à la partie supérieure du corps, les bras étant supposés relevés verticalement.

3° Le poids des os de la main est la cinquième partie du poids total du bras entier; de même que la longueur de la main est le cinquième de la longueur du bras.

4° Le poids total de la main peut être divisé en cinq parties égales, dont une est représentée par le carpe, deux par le métacarpe, et deux par les doigts. La première phalange représente en poids les deux tiers du doigt entier, et l'autre tiers est représenté par la phalangine et la phalangette.

5° Les os de la main pèsent moitié moins que ceux du piéd.

6° Dans le pied, le poids des os du tarse est double de celui des os du métatarse; et le poids des doigts peut se diviser en trois parties: deux pour les phalanges, et une pour les phalangines et phalangettes.

7º Ces rapports de poids existent aussi chez les animaux in-

férieurs, et les recherches que j'ai l'intention de poursuivre sur ce sujet pourront être utiles pour la détermination de ces animaux, pour connaître leur âge, et pour reconstruise les aquelettes de ceux dont on ne possède qu'un petit nombre d'ossements. (Séance du 28 septembre 1863.)

# 'Revue Pharmaceutique.

Sur un mode de conservation de la matière colorante du tournesol; par M. le D' Vocez.

On sait que la teinture de tournesol, employée si fréquemment dans les recherches analytiques, s'altère progressivement, même dans le vase fermé, et perd sa couleur bleue pour en prendre une d'un jaune brun. Ce qui prouve que ce changement de nuance résulte, non de la destruction de la matière colorante, mais d'une simple désoxydation, c'est qu'en l'agitant avec le contact de l'air on voit reparaître la couleur bleue. On peut donc, conformément à l'observation très-fondée de M. Morh. conserver sans inconvénient la teinture de tournesol dans des flacons ouverts et en partie vides, dont on ferme imparfaitement l'orifice avec des tampons de coton destinés seulement à empêcher l'introduction de la poussière. Cependant l'auteur a vu plusieurs fois de la teinture de tournesol, surtout en solution peu concentrée, devenir à la longue trouble et rougeatre. Ce dernier phénomère était probablement dû à l'acide carbonique de l'air, car il a suffi de faire bouillir le liquide pour rétablir la conleur bleue. M. Vogel se sert maintenant de teinture de tournesol faite immédiatement avant chaque expérience, avec un peu de tournesol qu'il a trouvé moyen de conserver sans altération et qu'il fait dissoudre dans l'eau.

La préparation de ce tournesel est font simple:: en prand 16 gram, de tournesel du commerce; en le réduit en poudre fine, on le met dans une éprouvette cylindrique en verre, avec 120 centim, cubes d'eau distillée froide, et en les y laisse pandant viggt quaire beures, en ayant soin de les romaes de temps

endenus. Comme la première linueur extraits confient tout l'alcali libre du tournesol, on la met de côte et l'on verse sur le résidu resté dans l'épronyette une nouvelle quantité de ran centim d'eau distflier qu'on laisse tucore séjourner nendant vingti-quatre heures en l'agfrant de temps en temps. On fait une deuxième décantation, et l'on divise le liquide qui en provient en deux parties égales, dont on agite la première avec un tube en verre trempe dans de l'acide azotique étendu. en répétant, les additions de cet avide, à l'aide du tube, jusqu'à ce que la liqueur paraisse franchement rouge On la mêle afors avec l'autre moitié réservee et qui est encore bleue. Il en résulte um liquide bleu tirant un peu sur le rouge. On obtlent'donc ainsi une teinture de tournesol aussi neutre que possible que l'on fait ensuite évaporer dans une capsule de porcefaine placée sur un bain de sable en évitant d'atteindre l'ébullition. Il reste une masse grenue, amorphe, que l'on conserve dans un flacon bien bouché. Cette matière se dissout dans l'eau complétement sans laisser de résidu, donne une teinture d'un bleu plus ou moins foncé, selon la quantité d'eau employée. On obtient donc ainsi l'avantage de pouvoir préparer à tout instant cause tempere de tournesel an degré de concentration dont om: a: besoin. L'errepre l'on veut, par exemple, faire une expérience avec une liqueur titrée, on met dans un verte à pied contenant un peridicio un grain gros comme une tête d'épingle de l'extrait dont nous venons de parler, et l'on obtient une teintune trèssconvenable. Cet extraits peut être conserve dans des vases clos pendant des années entières sans perdre sa grande solubilité et sa couleur bleue.

## Teinture sinapique; par M. BARBET.

Lorsqu'on mélange de l'huile volatife de moutarde avec de l'alcool, on obtient, comme on le sait, un mélange rubéfiant. Pour l'obtenir d'une manière plus économique, M. Barbet propose le procédé suivant : on fait macéres pendant deux heures 250 grammes de farine de moutarde noire dans 500 grammes d'eau froide, on ajoute ensuite 125 grammes d'alcool à 86° C.

et l'on distille pour obtenir 125 grammes de produit, qui possède une action rubéfiante prononcée.

Il est important que la graine de moutarde soit pulvérisée au moment où on la met en contact avec l'eau, car le ferment sinapique se modifie promptement sous l'influence de l'air. (Journal de Pharmacie de Bordeaux.)

## Gelés d'huile de fois de morus ; par M. DUFOURMANTEL.

Les capsules gélatineuses renferment une si petite quantité d'huile qu'il faut en prendre un grand nombre pour absorber une certaine dose du médicament. L'huile de foie de morue, solidifiée comme l'indique M. Dufourmantel, offre la consistance d'une gelée légèrement aromatisée, ce qui dissimule l'odeur désagréable de l'huile.

Voici la manière de préparer cette gelée :

| Huile d | le foie | de 1 | nor  | ne. |      | •  |    | •   |     | • | • | • | 30 gr. |
|---------|---------|------|------|-----|------|----|----|-----|-----|---|---|---|--------|
| Colle d | e poiss | on.  |      |     |      |    |    |     |     |   |   |   | 2 —    |
| Eau po  | ur diss | oudr | e la | col | le d | de | ро | iss | OD. |   |   |   | Q. S.  |

Lorsque la colle de poisson est dissoute, on ajoute l'huile par petite quantité en ayant soin de ne pas dépasser 25° C. On ajoute en même temps: huile volatile d'anis, 4 gouttes.

Une forte cuillerée à bouche de cette gelée représente 15 gr. d'huile de foie de morue.

Ainsi convertie en gelée, l'huile de foie de morue est d'une administration plus facile et ne cause pas la même répugnance aux malades. (Gaz. méd.)

## . Papier antiasthmatique.

| Feuille | s de belladone       | <b>、5</b> |
|---------|----------------------|-----------|
| -       | de datura stramonium | 5         |
|         | de digitale          | 5         |
|         | de sauge             | 5         |
|         | re de benjoin        | 40        |
|         | e de potasse         |           |
|         |                      |           |

Faites une décoction avec les plantes, passez, faites dissoudre dans la liqueur le nitrate de potasse, ajoutez la teinture de benjoin, et plongez dans le liquide, feuille par feuille, une main de papier buvard rose. Après vingt-quatre heures de contact, retirez le papier, laissez-le sécher, et divisez-le en carrés de 10 centimètres de longueur sur 7 centimètres de largeur, que vous enfermerez dans des boîtes.

Chaque boîte doit contenir cent feuilles.

#### Tubes antiasthmatiques.

Prenez des bandes de papier antiasthmatique de 15 cent. de longueur sur 7 cent. de largeur, roulez-les dans le sens de leur longueur sur un mandrin d'un millimètre de diamètre, et arrêtez le papier avec un peu de colle.

Chaque boîte doit contenir quarante tubes. (Bulletin de la Société de pharmacie de Bordeaux.)

| Pyrophosphate de fer et de soude liquide.          |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Limaille de fer pure                               | o,50<br>Q. S. |
| Faites dissoudre et ajoutez:                       |               |
| Acide sulfurique à 66°                             | 1,50          |
| Évaporez à siccité et faites dissoudre dans :      |               |
| Eau distillée                                      | 50,00         |
| D'un autre coté, faites une solution avec:         |               |
| Pyrophosphate de soude cristallisé                 |               |
| Mélangez les deux liquides il se formera un précis | nité an       |

Mélanges les deux liquides, il se formera un précipité qui se redissoudra peu à peu par l'agitation. On filtre alors pour avoir 200 grammes d'une solution dont chaque gramme contiendra 1 centigramme de pyrophosphate de fer.

T. G.

Rapport sur les alcoolats, éthérales, alcools, éthers et le chloroforme, en vue de la révision du Codex, présenté à la Société de pharmacie

Par une commission, composée de MM. Berthelot, Boudault,
Boundars et Hébert, rapporteur.

#### Messieurs,

Avant la nomination de la commission officielle chargée de la publication du nouveau Codex, la Société de pharmacie avait bien voulu nous confier une partie du travail qu'elle avait entrepris en vue d'une édition prochaine et depuis longtemps désirée de notre formulaire légal. Elle nous avait déaignés, MM. Boudault, Bourières et moi, pour reviser le chapitre des alcoolats et celui des teintures éthérées. Quelque temps après, et au moment où la commission, dont j'ai l'honneur d'être l'organe, allait vous présenter son rapport, vous avez cru devoir renvoyer en outre à notre examen les chapitres qui devront comprendre les alcools, les éthers et le chloroforme.

Nous remerçions la Société de l'honneur qu'elle nous a fait en nous chargeant de ce travail, et nous lui sommes particulièrement reconnaissants d'avoir bien voulu, en même temps qu'elle nous imposait cette tâche nouvelle, nous adjoindre un de ses membres, si capable à tous égards de la remplir, notre savant confrère M. Berihelot.

Avant de rechercher les modifications, additions ou suppressions que le temps et les progrès de la thérapeutique pouvaient avoir rendues nécessaires à l'égard de chacune des préparations comprises sous les dénominations d'alcoolats et d'éthérolés, votre commission, messieurs, s'est d'abord posé la question de savoir s'il y avait lieu ou non de conserver au Codex ces deux genres de médicaments. Je me hâte de direqu'elle s'est prononcée pour l'affirmative. Il est vrai que les alcoolats simples, lorsqu'ils ont pour base des substances qui ne contiennent, ou à peu de dhose près, que de l'huile volatile à laquelle îls doivent toutes feurs propriétés, comme par exemple le zeste des aurantiacées, pour-

raient être sans inconvénient supprimés et remplacés même avec avantage par leurs alcoolés correspondants, par la raison que les alcoolés de citrona, d'oranges, de cédants, etc., outre qu'ils renfarment termles principas existents dans lessalecciats, n'ont point, comme ces derniers, subi l'action de la chaleur, etc constituent par cela même des produits plus suaves. Mais il n'en est point ainsi des autres alécalats, simples conservés au Codex de 1837. Les remanques qui précèdent ne samaient s'appliquer aux alcolats de cochlaries, de restatin, de menthe, de mélisse, de lanande, non plus qu'à ceux de cansulle, de muscade, de girefes et de calumus anotamients.

Quant aux alcoolats composés, de Garus, de Fieraventi, de Silvius etc., nous avons, à l'égas dide des respectables assiquités, fait application du principe sint ut sunt, aut non sint. Ne pouvant en demander la suppression, parce qu'ils sont consacrés par l'usage, nous nous sommes bosnés uniquement à indidiquer les modifications qu'il nous a paru nécessaire d'introduire dans le modus faciends de leur préparation.

Les éthérolés sont des préparations dont la valeur thérapeutique a été diversement appréciée. La telneure éthérée de digitale, par enemple; a été regardée par béaucoup d'auteurs comme ne renfermant guère que de la chlorophylle, et considérée, par conséquent, comme un médicament n'ayant d'autres propriétés thérapeutiques que cesses de l'ether lui-même. Les expériences que nous avons tentées à ce sujetament faitavoir que cette dernière opinion n'avait rien de fondé. Nous avons pu, en soumettant la digitale à l'action de l'éther ordinaire dans un aspareil à déplacement; la priver si complétement de son principe actif, que le résidu jaunatre de la lixiviation ne présentait plus aucune saveur. Le même traitement appliqué à la conce: nous: s. fourni sensiblement des résultats semblables; même dans les deux cas, il nous a paru qu'à poids égal de liquide employé, l'épuisement était plus complet par l'éther sulfurique que par l'alcool, observation qui a son importance, si l'on considère que le Codex de 1837 a adopté pour les teintures éthérées comme pour les teintures alcooliques, le même rapport (1/4) entre le poids de la base et celhi du véhicule.

#### Alcoolats.

Les alcoolats sont des liquides distillés qui ont pour véhicule l'alcool et pour base une ou plusieurs substances médicamentenses.

Les alcoolats sont obtenus au bain-marie. On emploie à leur préparation tantôt des matières fraîches, tantôt des matières sèches; les unes et les autres doivent être préalablement divisées pour que l'alcool les pénètre plus facilement; on les laisse d'ailleurs macérer pendant quelque temps pour faciliter la dissolution des principes aromatiques, qui, ensuite, passent plus facilement à la distillation.

Les alcoolats sont simples ou composés.

#### Alcoolats simples.

#### Alcoolat de citron:

- d'oranges :
  - de bergamotte:
- de cédrat.

Pour les raisons indiquées plus haut, nous vous proposons de supprimer ces alcoolats, et de les remplacer par des teintures préparées avec les restes frais de ces mêmes fruits.

#### Alcoolat de cochlearia.

Sans changements.

#### Alcoolat de romarin.

| Pr. | Feuilles fraîches et sommités de romarin. | 1000 |
|-----|-------------------------------------------|------|
|     | Alcool à 80° cent                         | 3000 |
|     | Eau distillée de romarin.                 | 1000 |

Faites macérer pendant quatre jours et distilles au bainmarie jusqu'à ce que vous ayez obtenu en

#### Alcoolat. . . . . . . . . . . 2500

On préparera de même les alcoolats de menthe, de mélisse, de lavande, etc.

Observation. — La commission propose de remplacer les 300 gr. d'alcool à 80° par 400 gr. d'alcool à 56° cent., afin de

pouvoir supprimer l'eau distillée, dont l'emploi lui paraît être d'une utilité contestable. Elle demande en outre de substituer au mot etc. ceux-ci plus explicites : et de toutes les autres labiées.

#### Alcoolat de cannelle.

| Cannelle | fine. |      |   |  | • | 500  |
|----------|-------|------|---|--|---|------|
| Alcool à | 80° c | ent. | _ |  |   | 4000 |

Reduisez la cannelle en poudre grossière, laissez-la macérer dans l'alcool pendant quatre jours et distillez au bain-marie jusqu'à ce que vous ayez obtenu sous forme d'alcoolat la presque totalité de l'alcool employé.

On préparera de même les alcoolats de girosses, de muscades, de sassafras et de calamus aromaticus.

Observations. — Nous pensons qu'il serait préférable d'employer de l'alcool à 56° cent. et de ne retirer que les trois quarts du produit. L'expression cannelle fine devraitêtre remplacée par les mots cannelle de Ceylan, la seule canelle que le pharmacien devrait avoir dans son officine.

#### ALCOOLATS COMPOSÉS.

#### Alcoolat vulnéraire.

Sans modifications quant à la formule.

## Alcoolat de cochlearia composé.

| Pr. Feuilles fraîches de cochléaria (cochlearis officinalis) |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| Racines, coupées en tranches très-minces, de raifort         |      |  |  |  |  |  |  |  |
| sauvage (cochlearia armoracia)                               | 320  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool à 80° cent                                            | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |

## Distillez au bain-marie pour obtenir :

Alcoolat. . . . . . . . 2500

Il nous a semblé qu'il serait préférable de piler d'abord le cresson avec le raisort incisé en tranches minces, d'ajouter l'alcool et de distiller ensuite au bain-marie.

#### Alcoolat de Fioraventi.

Sans changements.

Alcoolat aromatique ammoniacal (esprit volatil aromatique huileux de Sylvius).

Pas de changements,

Alcoolat de Garus.

Pas de changements.

## Eau de Cologne.

Prendre les essences récentes, les mêler à l'alcool, et décoloren le produit avec une petite: quantité de charbon animal. La distillation donnerait un produit moins suave.

#### Éthérolés.

Les éthérolés sont des solutés officinaux qui résultent de l'action de l'éther vinique sur des substances médicamenteuses d'origine végétale, animale et minérale.

- « L'appareil le plus commode pour préparer les teintures
- « éthérées, lorsqu'elles ont pour bases des substances végétales,
- « consiste en une allonge en verre qui puisse se fermer à sa
- « partie supérieure avec un bouchon en verre usé à l'émeri;
- « cette allonge doit s'adapter également à frottement sur une
- « carafe. On met un peu de coton dans le bec de l'allonge. On
- « le recouvre avec la matière pulvérisée et l'on verse à sa sur-
- « face assez d'éther pour l'imbiber complétement. Alors on
- « ferme avec soin le joint de l'allonge avec la carafe et l'on
- « bouche exactement la tubulure supérieure. Après quarante-
- « huit heures, on donne une faible issue à l'air entre la carafe
- « et l'allonge, puis on fait passer sur la poudre la quantité
- e d'éther prescrite; quand celui-ci a pénétré entièrement,
- on le remplace par de l'eau qui chasse l'éther demant elle;
- on retire le récipient aussitôt que l'on s'aperçoit que la li-
- « queur va remplacer la teinture éthérée. » (Codex.)

Le procédé que nous venons de décrire nous a paru réunir tous les avantages. Nous ferons observer toutefois qu'il n'y a ici nul inconvénient à tasser fortement du poudre et qu'il vaudrait mieux supprimer l'eau destinée à chasser les derniers restes de teinture, et la remplacer par de l'éther ajouté en proportion suffisante pour obtenir la quantité voulue de produit, modification que du reste la Société, sur la proposition d'un de ses membres, M. Gobley, a adoptée pour les teintures alcooliques qu'il convient de préparer par déplacement. De plus, nous proposerons d'adopter pour les éthérolés, comme cela a été fait pour les teintures alcooliques, le rapport 1/5 entre la substance médicamenteuse et le véhicule employé.

## Ethérolé de ciguë.

Traitez la poudre dans l'entonnoir à déplacement, et conservez pour l'usage. On préparera de même les éthérolés de

Feuilles d'aconit;

- de belladone;
- de digitale;
- de morelle;

Fleurs d'arnica;
Racine de pyrèthre;

- de valériane.

Rien à changer, si ce n'est le rapport de la substance au vébicule, qui devra être 1/5.

#### Ethérolé de castoréum.

| Pr. Castoreum | (4 | cas | to | rj | ħЪ | er | ). |  |  | • |  | 100 |
|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|--|--|---|--|-----|
| Éther         |    |     |    |    |    |    |    |  |  |   |  |     |

Faites macérer pendant quatre jours, en ayant soin d'agiter le vase de temps en temps; filtrez ensuite dans un entonnoir couvert et conservez pour l'usage.

·On, préparera de même les éthérolés de

Succin;
Baume de Tolu;
Musc;
Ambre gris;

et en général les éthérolés de résines et de gommes résines.

Observations. Comme on le voit, le Codex de 1837 prescrit pour les teintures éthérées deux modes de préparation, la lixiviation pour les plantes: feuilles, fleurs et racines; la macération pour les résines, les gommes résines et les matières résineuses. Chose remarquable, c'est précisément à ce résultat que sont arrivés, après expérience, les membres de la commission chargée de l'étude des alcoolés. Les motifs dont cette commission a étayé ses conclusions se retrouvent ici, a peu de chose près, les mêmes, et nous ne saurions mieux faire que de recommander aussi, suivant la nature de la substance employée, l'un ou l'autre de ces deux modes opératoires. Toutefois il y aura avantage, croyons-nous, à prolonger la macération, qui pourra être de 8 jours au lieu de 4.

Le rapport de la base au véhicule devra être aussi 1/5.

#### Ethérole de cantharides.

Faites macérer dans un flacon à l'émeri pendant 8 jours.

Observations. L'éther acétique dissout mieux, dit-on, la cantharidine que l'éther ordinaire, mais ce dernier, employé dans le rapport de 8:1, est plus que suffisant pour épuiser complétement la cantharide de ses principes vésicants; nous ne voyons donc pas pourquoi on conserverait pour cet éthérolé une exception que rien ne justifie. L'expérience nous a montré du reste que cinq parties d'éther ordinaire dépouillent à peu près complétement une partie de cantharides finement pulvérisées. La proportion de poudre de cantharides a dû être réduite à 1/8 pour la teinture alcoolique, afin d'avoir un médicament moins énergique et plus facilement dosable, l'alcoolé de cantharides étant assez souvent prescrit pour l'usage interne: mais l'inconvénient que pourrait avoir une plus grande concentration de

la teinture alcoolique ne saurait plus exister à l'égard de la teinture éthérée, dont l'usage est exclusivement externe. Nous proposons donc d'adopter aussi, pour cet éthérolé, le rapport normal 1/5.

Enfin, Messieurs, pour terminer ce chapitre, nous vous demanderons de conserver tel qu'il est, l'éthérolé de phosphore.

#### Alcools.

Nous n'avons pas supposé, Messieurs, qu'une histoire, même très-abrégée des diverses substances désignées actuellement sous le nom générique d'alcools, dût entrer dans le cadre de ce rapport. Nous nous sommes occupés exclusivement des divers procédés à mettre en usage pour rectifier ou obtenir anhydre l'alcool ordinaire, ainsi que des moyens à l'aide desquels on peut arriver aisément à constater sa pureté.

## Rectification de l'alcool de vin.

Alcool du commerce. . . . . . Q. S.

Distillez lentement au bain-marie pour recueillir la presque totalité du produit employé.

Observation. Cette distillation a pour but de priver l'alcool des parties fixes minérales et organiques qu'il pourrait accidentellement tenir en dissolution.

Il existe aujourd'hui dans le commerce, de l'alcool de provenances très-diverses, mais il serait à désirer que l'alcool de vin fût le seul employé par le pharmacien.

L'alcool rectifié, additionné d'eau, doit donner un mélange transparent; il ne doit présenter aucune odeur ni aucune saveur désagréables.

#### Alcool concentré.

Pr. Alcool à 86° cent. . . . . . . . 3000 Carbonate de potasse anhydre . . 300

Faites digérer à une douce chaleur pendant deux jours, en ayant soin d'agiter de temps en temps, et distillez au bain-marie pour obtenir 2,500 grammes de produit.

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° sans. T. XLV. (Janvier 1864.)

L'alcool concentré par ce procédé marque environ 94°. Il suffit en général aux besoins de la pharmacie.

Au lieu de carbonate de potasse, on employait autresois diverses substances, telles que le sulfate de soude, l'acétate de potasse, le chlorure de calcium, la chaux vive; mais ces dissérentes matières ne donnent pas de résultats aussi avantageux. Le sulfate de soude et l'acétate de potasse déshydratent mal l'alcool; te chlorure de calcium se combine avec lui et le retient en partie en combinaison dans le bain-marie; la chaux ensin a l'inconvénient, si elle est employée en proportion sussissante, d'en absorber aussi une quantité notable. Néaumoins ce dernier produit est celui qui prive le plus complétement l'alcool de son cau d'hydratation. Si même on voulait l'avoir parsaitement anhydre, le meilleur procédé, d'après Soubeiran, consisterait à sijouter à de l'alcool à 94° 500 grammes par litre de chaux vive pulvérisée, et de distiller lentement au bain-marie après deux ou trois jours de contact à l'étuve.

L'alcool anhydre doit marquer 160° à l'alcoomètre, présenter un poids spécifique de 0,794 et entrer à l'ébullition à 78° sous la pression ordinaire. Il ne doit point colorer en bleu le sulfate de cuivre anhydre.

## Glycerine.

Bien que considérée de tout temps comme une substance organique des plus intéressantes au point de vue scientifique, la glycérine, jusqu'en 1856, était néanmoins demeurée à peu près sans usage. A cette époque, MM. Cap et Garot montrèrent les aumtages qu'on pourrait retirer de son emploi comme dissolvant et comme agent conservateur, et quelque temps après, M. Demarquay en France, et en Angleterre MM. Tearsley et Turnbull firent concevoir les plus belles espérances à l'égard de ce liquide considéré comme agent thérapeutique. Aujour-d'hui, bien que n'étant en réalité qu'un produit secondaire des savonneries et des fabriques de bougies stéariques, la glycérine est devenue une sorte de matière première dont la consommation va toujours croissant en médecine et dans l'industrie. Ce-pendant il ne nous a pas semblé que le pharmacien eût intérêt

à la préparer, puisqu'on la trouve à peu près pure dans le commerce au prix de 4 fr. le kilogramme.

La glycérine du commerce se présente assez souvent incolore, inodore et sans saveur désagréable, c'est-à-dire dans unétat de pureté suffisant pour l'usage médical; mais le plus ordinairement son odeur et sa saveur sont désagréables, elle est plusou moins colorée et peut renfermer du plomb, de la chaux, des sulfates, des chlorures, vaire même du chlore, que, d'aprèsnotre regretté confrère M. Dalpiaz, on emploierait dans quelques fabriques d'Angleterre pour l'obtenir complétement incolore.

La glycérine passe doit être sans action sur les réactifs colòrés: elle ne doit point donner de précipité avec l'azotate d'argent, l'azotate de baryte, l'hydrogène sulfuré et l'oxalate d'ammoniaque. Enfin elle doit avoir une densité de 1,261 et marquer 30° à l'aréomètre.

On peut la purifier par le procédé suivant:

## Glycerine purifiee.

| Pr. Glycérine du commerce                 | 2000 |
|-------------------------------------------|------|
| Eau distillée                             |      |
| Charbon animal lavé à l'eau aiguisée d'a- |      |
| cide chlorhydriaue                        | 500  |

L'aissez en contact pendant deux jours en agitant de temps en temps, filtrez et évaporez au bain-marie jusqu'à ce que le produit obtenu marque 28° à l'áréomètre de Baumé.

La glycérine ainsi purifiée est incolore, inodore; et présente une saveur sucrée, d'abord franche, avec un léger goût d'âcreté, qui ne se développe que quelque tomps après.

La composition élémentaire de la glycérine CeH\*O6, donne comme on le sait à ce liquide la singulière propriété de dissoudre en même temps; les substances fortement oxygénées, ainsi que les matières riches en carbone et hydrogène. C'est la un fait sur lequel deux membres de la Société de pharmacie, MM. Cap et Garot, ont insisté les premiers en proposant d'introduire en pharmacie un nouveau genre de solutés officinaux ayant la glycérine pour véhicule : les Glycérolés.

Ces préparations seraient mieux à leur place, peut-être, à la suite des huiles médicinales, liniments, etc., mais le rapport présenté sur ces médicaments n'en faisant aucune mention, nous croyons utile de remplir cette lacune en vous proposant d'adopter les formules des glycérolés qui suivent, empruntées pour la plupart au travail de M. Surun:

#### Glucerole d'iode.

Faites dissoudre à une douce chaleur au bain-marie (ne doit être préparé qu'au moment même).

## Glycérole d'iodure de potassium.

Pr. Iodure de potassium . . . . 10
Glycérine purifiée. . . . . . . 100

#### Dissolvez.

#### Glycérolé d'iodure de potassium solide.

Pr. Iodure de potassium. . . . . . . . 10
Savon animal. . . . . . . . . 20
Glycérine purifiée. . . . . . . . . . . . . . 85

Faites fondre à la température du bain-marie le savon dans la glycérine; ajoutez l'iodure pulvérisé, versez le mélange dans un mortier et battez vivement. (Thirault, de Saint-Etienne.)

#### Glycérolé de coaltar.

| Pr. | Glycérine.  | •  | •   | •  | • | • | • | •  | •  | •  | •  | • | • | • | • | • | <b>3</b> 0 |
|-----|-------------|----|-----|----|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|------------|
|     | Gomme       |    | •   |    |   |   | • |    |    |    |    | ٠ |   |   |   | • | 20         |
|     | Extrait alc | 00 | liq | Įα | e | ď | • | co | al | ta | r. | • | • | • | • | • | 15         |

Mêlez. — Pour 6 litres d'eau. — (Desnoix.)

# Glycerole d'amidon.

| Amidon     |   | • |   |   |   |   |   |  |  | • | 2  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|----|
| Glycérine. | • | • | • | • | • | • | • |  |  |   | 3о |

Faites dissoudre à une douce chaleur.

## Glycérole de sulfate de fer.

| Pr. | Sulfate  | ₫e  | fer. | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | 10  |
|-----|----------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|     | Glycéria | ne. |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |

Dissolvez.

On préparera de même les glycéroles de sulfate de cuivre, d'alun, de sulfate de zinc, de nitrate d'argent et de tannin.

## Glycérolé de ciguë.

| Pr. | Extrait de ciguë. | • | • |  | • | • | • | • | 10. |
|-----|-------------------|---|---|--|---|---|---|---|-----|
|     | Glycérine         |   |   |  |   |   |   |   |     |

On préparera de même les glycérolés d'extrait de belladone, d'opium, de quinquina, de cachou, de ratanhia.

#### Éthers.

Vers 1730, un chimiste allemand, Frobenius, avait donné le nom d'éther au liquide volatil et inflammable que Valerius Cordus avait obtenu le premier en distillant un mélange d'esprit-de-vin et d'huile de vitriol. Plus tard on comprit sous cette dénomination un grand nombre de produits liquides volatils résultant de l'action des acides et de certains corps déshydratants sur l'alcool. Mais par suite des progrès de la science, on découvrit des liquides que leur composition élémentaire et leur mode de formation faisaient rentrer dans le groupe des éthers, mais qui, loin de posséder la volatilité et l'extrême inflammabilité de l'éther primitif, se montraient plus denses et moins volatils que l'eau. Ces derniers produits toutefois ne sont point usités, et aucun d'eux ne doit figurer ici. Les seuls éthers aujourd'hui employés en médecine, et sur lesquels nous appellerons votre attention, sont l'éther vinique et l'éther acétique.

De même que l'alcool de vin, l'éther vinique est un produit commercial que le pharmacien n'a aucun avantage à préparer dans son laboratoire. Le Codex se bornera donc à indiquer au pharmacien le moyen de purifier celui que lui fournit le commerce.

### Rectificationadia Kethen vinique.

On ajoute d'abord à l'éther environ un demi-litre d'eau. On agite fortement à différentes reprises, et, après vingt-quatre heures de contact, on décante l'étheret on l'agite avec la chaux vive pulvérisée. Au bout de deux jours on distille à la vapeur pour recueillir la presque totalité du produit.

L'éther du commerce, lorsqu'il n'à pas-été rectifié, peut renfermer de l'acide sulfureux, de l'acide sulfovinique et de l'huile douce de vin, dont on le prive asser facilement par le procédé que nous venons d'indiquen, mais il contient tonjours en outre une proportion plus ou moins considérable d'alcool, dont on ne peut le débarrasser complétement qu'en le distillant à plusieurs reprises. Nous devons faire remarquer toutefois que l'éther peut être regardé comme suffisamment pur, alors qu'il retient encore une très-faible quantité d'alcool. Quelques praticiens préfèrent remplacer la chaux par une solution concentrée de soude ou de potasse caustique.

L'éther destiné aux usages pharmaceutiques doit être parfaitement neutre; versé sur la main, il ne doit laisser, après son évaporation, aucune odeur désagréable.

Parfaitement anhydre et privé d'alcool, il a une densité de 0,723 à + 12° cent. et entre en ébullition à 35° 6.

Liqueur d'Hoffmann, Eau ethèrée, Éther acétique.

Pas de changement.

#### Chloroforme.

S'il est possible de considérer comme des produits commerciaux l'alcool, l'éther sulfurique et la glycérine, peut-être n'en est-il pas tout à fait de même à l'égard du chloroforme dont les usages sont moins nombreux et la consommation plus restreinte. Pour cette raison, votre commission, Messieurs, aurait désiré voir figurer au Codex la préparation de ce médicament, mais les procédés à l'aide desquels on l'obtient sont encore aujourd'hui beaucoup trop désectueux pour qu'il soit

possible de fixer son choix sur aueun d'entre eux. Nous avons la conviction que, du jour où le ehloroforme recevra de neuvelles applications dans les arts ou l'industrie, on ne tardera pas à voir surgir des procédés rationnels qui permettront d'obtenir ce produit en proportions à peu près équivalentes aux quantités d'alcool employé. C'est dans cet espoir que votre commission a laissé de côté la préparation du chloroforme pour ne s'occuper uniquement que de sa rectification.

#### Rectification du chloroforme.

Laissez en contact pendant deux jours en agitant sortement; décantez ensuite et distillez au bain-marie dans un alambic dont le chapiteau communiquera à l'aide d'un tube de plomb avec l'extrémité inférieure d'un serpentin ordinaire, qui lui-même sera mis en communication avec la partie supérieure d'un second serpentin, entouré d'eau de même que le premier au début de l'opération. Pendant toute la durée de la distillation, l'eau du second serpentin sera seule renouvelée. On recueillera d'abord 800 grammes the chlorosorme. On changera ensuite de récipient et l'on sera passer à la distillation une nouvelle quantité de produit qui sera rectisée dans une opération subséquente.

Le chloroforme pur a une odeur franche et agréable, il ne trouble pas l'eau, entre en ébullition à 60°,8, et présente une densité de 1,480 à × 18° cent.

Le chloroforme du commerce peut renfermer de l'eau, de l'alcool, du chloral, de l'acide chlorhydrique, de la liqueur des Hollandais, et aussi, comme l'ont constaté MM. Soubeiran et Mialhe, une huile chlorée dont il est excessivement important de le dépouiller. En opérant avec soin par le procédé de rectification que nous venons de décrire, tous ces produits senont facilement séparés.

Tels sont, Messieurs, les différents points des chapitres 15, 30 et 37 sur lesquels l'attention de votre commission s'est particulièrement fixée, et qui lui ont paru digues de servir de base à la discussion qui doit avoir lieu dans le sein de la Société.

# Extrait du Procès-verbal

De la séance de la Société de pharmacie de Paris, du 2 décembre 1863.

#### Présidence de M. Scharuppkir.

Les procès-verbaux des séances du 7 octobre et du 4 novembre sont lus et adoptés.

M. le secrétaire général donne lecture de la correspondance manuscrite, qui se compose d'une lettre de M. Devillebichot, pharmacien à Besançon, qui exprime les vœux de la pharmacie franc-comtoise. Cette lettre est renvoyée à la commission des intérêts généraux.

La correspondance imprimée comprend:

Un numéro de la Gazette médicale d'Orient. — Quatre numéros de El Restaurador farmacéutico. —Un numéro du Journal de pharmacie de Lisbonne. — Un numéro du Journal de pharmacie et de chimie. — Un numéro du Journal de chimie médicale. — Un numéro du Pharmaceutical Journal. — Un numéro du Journal de pharmacie de Philadelphie. —Une brochure de M. Gaffart sur les besoins de la pharmacie.

Le compte rendu des cours populaires du Haut-Rhin.

- M. Robinet présente une brochure sur la composition des eaux de la Sologne et de la Corrèze, et sur l'action comparée des trois variétés d'eau sur deux plantes de même espèce.
- M. Guibourt présente un mémoire de M. Hanbury sur une casse nouvelle produite par le cassia moschata.
- M. Stanislas Martin offre à la Société un exemplaire ancien et curieux d'un ouvrage d'Emmanuel Swerts et une notice sur ce botaniste.
- M. Guibourt sollicite la remise de cet ouvrage pour la bibliothèque de l'École.
- M. Stanislas Martin offre encore un exemplaire de sa brochure intitulée: Pharmacie du père de famille.
  - M. le professeur Barbet, de Bordeaux, et M. Abel Poirier,

de Poitiers, assistent à la séance : M. le président les invite à signer la feuille de présence.

- M. Bussy rend compte de la communication faite à l'Académie des sciences par M. Cloez sur la décomposition de l'acide carbonique par les parties vertes des feuilles, et aussi du travail de M. Calvert sur la production de l'oxyde de carbone dans la réaction de la potasse sur l'acide pyrogallique en présence de l'air.
- M. Boudet fait part à la Société de la décision qu'a prise l'Académie de médecine de rayer un de ses membres correspondants pour avoir indignement compromis son titre par des annonces. A ce sujet, M. Reveil dit qu'un travail sur les huiles de foie de poissons, auquel on a donné une grande publicité, s'autorise à tort de l'approbation de l'Académie de médecine.

La Société procède au renouvellement de son bureau.

- M. Robinet obtient vingt-neuf voix sur trente votants, et M. Tassart une. En conséquence, M. Robinet est proclamé vice-président pour l'année 1864.
- M. Hébert ayant obtenu vingt-neuf voix est proclamé secrétaire annuel pour l'année 1864.
- M. Desnoix est continué par acclamation dans ses fonctions de trésorier.
- M. le président désigne MM. Vuaflart et Duroziez pour examiner les comptes du trésorier.
- M. Mayet lit un travail sur la véritable formule et l'historique de la goutte-noire anglaise. Ce travail est renvoyé au comité de rédaction du Journal de pharmacie.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du rapport sur la révision du règlement. M. Dubail, rapporteur, soutient la discussion.

Au sujet de ce rapport, M. le président engage la Société à revenir sur une décision antérieure et à ne pas faire mention spéciale du bureau dans la distribution des jetons.

L'article 23 (ancien 22) est adopté.

L'article 24 est adopté avec cette addition: Chaque commission nommera son président et son secrétaire. La modification proposée par M. Schaeussèle au sujet du partage du prix des thèses n'est pas adoptée.

Les articles 25 et 26 sont adoptés.

L'article 27 également, avec cette modification : Pour chaque commination, au lieu de, de chaque condidature.

L'article 28 est adopté, en ajourant que plusieurs membres correspondants pourront être nommés dans la même séance.

L'article 29 est adopté, après les observations contradictoires de MM. Vée et Bloudeau au sujet des aumonces s'adressant aux médecins.

Les articles 30 et 31 sont adoptésa

M. le président met aux voix l'ensemble de la révision du réglement et son exécution à partir du Les janvier 1864.

La société adopte,

La séance estilevée à quatre heures.

# Correspondance.

Dans une lettre adressée à MM. les rédacteurs du Journal de pharmacie et de chimie, M. Maumené, professeur à l'École municipale de Reims, a demandé l'insertion d'une note adressée le 15 août 1863 à M. Dumas, et reproduite par extrait dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences. Le comité n'a pas cruidevoir se refuser à cette insertion, en laissant toutefois à l'auteur la responsabilité des faits qui s'y trouvent contenus.

Note sur le bouquet des vins; par M. M'AUMENE.

ce Dans l'espein d'acquérirquelques notions utiles sur le houquet des vins, j'ai fait les expériences suivantes :

a Jiai d'abord cherché à me procurer de l'alcool de vin privé autant que possible de l'odeur du vin : 10 litres de vin rouge (bordeaux bon ordinaire) ont été traités par 200 grammes de céruse, ce qui laissait une faidité acidité, prois soumis à la distillation. has premiers et les decniers litres ont été mis à part, et j'ai employé l'alcool du milieu de la distillation.

« Le degré de ce liquide était 55 centièmes. On a mesuré: 185 centimètres cubes, représentant, par suite de cette richesse; 101°,75 d'alcool absolu. Les 185 centimètres cubes versés dans une carafe d'un litre ont reçu l'eau distillée et bouillie nécessaire pour remplir. Le liquide ainsi obtenu se présente sans aucune odeur sensible.

- « Une goutte d'aldéhyde pur versé dans le liquide s'y délaye sans faire naître d'odeur appréciable.
- « L'éther acétique employé jusqu'àdix gouttes n'amène encore aucun effet. Le liquide ne se distingue pas de l'eau qui a servi à le former.
- « L'acide acétique cristallisable ne change pas le résultat même en portant la dose à un centimètre cube.
  - « J'ai ajouté successivement :
  - « 1° 51,5 de crème de tartre bien pulvérisée (1);
  - « 2° 0s,8 d'acide succinique aussi pulvérisé;
  - « 3° 20 gr. de glycérine très-concentrée à très-peu près pure.
  - « Le liquide est resté complétement sans odeur.
  - « Les choses ont changé quand j'ai ajouté certains éthers.
- "D'abord, en employant deux petites gouttes d'éther œnantique (ou, si l'on veut, d'un produit obtenu en distillant 60 litres de lie de vin très-fraîche avec autant d'eau dans un bain de chlorure de calcium), à l'instant le liquide a pris une odeur de vin.
- « Ensuite en a ajouté par gouttes un centimètre cube d'essence de poires, c'est-à-dire du mélange
  - 1 volume éther valéroamylique.
  - 6 alcool à 36°.
- Les premières gouttes ont développé un bouquet qui appartient à certains vins; mais en poussant jusqu'au centimètre cube, l'odeur de poires devient sensible et ne laisse plus confondre le liquide avec du vin.
  - « J'ai préparé un autre litre de liquide renfermant exactement

<sup>(1) &#</sup>x27;A cette époque, je croyais encore que la dose naturelle était de 5,5; mais j'ai depais constaté qu'blie ne dépasse pas 3 gram. (dans an travail publié: hien avant se encode M.M. Béchamp, dans part, et Bartholot et de Fleurieu, de l'autre).



les mêmes substances, moins l'essence de poires, dont je n'ai employé que quelques gouttes.

a J'ai ajouté deux gouttes d'éther butyrique ordinaire. Le bouquet s'est énormément rapproché de celui du bon vin de Bouzy, à ce point que plusieurs personnes ont pris ce liquide pour du vin décoloré.

• En variant ces expériences, on peut imiter d'une manière surprenante le bouquet des vins. Je continue ces expériences. Les éthers dont l'acide et la base ont tous deux un équivalent élevé paraissent les plus propres à développer des odeurs semblables à celle du vin.

La saveur des liquides ainsi préparés n'est pas aussi rapprochée de la saveur des vins que l'odeur; mais, dans quelques cas, elle est franche, agréable et de nature à tromper le palais le plus délicat.

a Si l'on colore le liquide surtout avec la couleur du vin préparé comme l'a indiqué M. Glenard, le liquide peut être bu comme du vin, et, au risque de faire jeter les hauts cris à certains œnologues superstitieux, je crois que des liquides ainsi préparés, avec tous les soins convenables, l'emporteraient de beaucoup, comme aliments, sur quelques vins naturels. »

# Chronique.

Au nom d'une commission nommée par les congrès de Poitiers et de Toulouse, M. Barbet, professeur à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux, et M. Abel Poirier, secrétaire général de la Société pharmaceutique de la Vienne, ont remis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture et du commerce un mémoire sur les réformes à introduire dans les règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.

Ge mémoire, rédigé avec beaucoup de soin et de talent, résume les vœux de la grande majorité de la pharmacie française, exprimés soit par les divers congrès pharmaceutiques, soit par l'enquête qui avait été provoquée sur ce sujet. En voici l'exposé succinct:

- 1° Nous repoussons le libre exercice de la pharmacie, tel qu'il est pratiqué de nos jours en Angleterre, et nous regrettons que les auteurs du mémoire envoyé au conseil d'État n'aient pas consulté la pharmacie française sur ses besoins, sur ses aspirations, avant de vous soumettre leurs désirs personnels. Trouvant la législation suffisante pour détruire le mal qui ronge notre profession, nous demandons que l'on suive fidèlement dans son esprit, la loi de germinal an XI, qui donne toutes garanties à la santé publique et qui sauvegarde en même temps les intérêts et la dignité de la pharmacie. (Congrès de Rouen.)
- 2° Que le Codex pharmaceutique continue à être la règle de l'exercice; que les mots médicaments, poids médicinal y soient parfaitement définis, de telle sorte qu'il soit facile de fixer la limite de l'empiétement sur le domaine de la pharmacie. (Congrès de Bordeaux.)
- 3° Application sévère de la loi-qui interdit l'exercice de la pharmacie à toute personne non diplômée, soit directement, soit par l'entremise d'un prête-nom. Que dans l'intérêt même de la santé des pauvres, trop souvent menacée, les communautés religieuses et hospitalières ne vendent pas de médicaments, et que dans l'accomplissement de leur œuvre de charité, elles ne sortent pas des limites tracées par l'humanité et la raison; qu'enfin, suivant toujours l'esprit de la loi, la vente des remèdes soit interdite aux vétérinaires. (Congrès du Mans, de Bordeaux, de Poitiers.)
- 4° Que toutes les dispositions relatives aux poisons, à leur délivrance, à leur conservation soient abrogées. (Congrès du Mans.)
- 5° Que l'obligation impraticable et inobservée, de ne délivrer aucun médicament sans ordonnance de médecin, ne figure plus dans la loi; que l'exercice de la médecine soit rigoureusement défendue au pharmacien; que de plus on désigne dans la nouvelle édition du Codex les substances qu'il lui sera interdit de délivrer sans prescription.
- 6° Appliquer sévèrement la loi sur la vente des remèdes secrets, mieux connus aujourd'hui sous le nom de spécialités pharmaceutiques; proscrire rigoureusement toute annonce de médicaments qui, en exploitant la crédulité des gens qui souf-

frent, présentent de graves dangers pour la santé publique. (Congrès de Toulouse.)

7º Que le certificat d'herboriste soit supprimé.

8° Que la création de chambres syndicales soit enfin décrétée; que ces chambres, intermédiaires officiels entre le corps pharmaceutique et l'autorité, soient appelées à éclairer le gouvernement sur toutes les questions se rapportant à l'exercice de la pharmacie; qu'elles aient de plus un pouvoir disciplinaire destiné à rappeler aux membres déméritants que, dans une profession libérale, on doit se soumettre à quelques obligations de plus que dans la vie civile. (Congrès de Bordeaux.)

Tels sont, monsieur le ministre, les vœux que nous avons l'honneur de présenter humblement à Votre Excellence. Comme vous le voyez, une profession qui repousse pour elle-même cette liberté que d'autres réclament avec tant d'instances, qui demande le maintien d'une législation exerçant sur elle une surveillance active et sévère, ne peut être accusée d'égoisme. Ainsi assurée que le pharmacien, comprenant la mission dont il est chargé, place toujours la santé publique avant son intérêt personnel et pouvant compter par suite sur le dévouement du corps pharmaceutique entier, Votre Exellence daignera, nous l'espérons, faire droit à nos justes réclamations.

En terminant, permettez-nous, monsieur le ministre, de vous adresser, au nom de la pharmacie française, l'expression de nos respectueux et sincères remercîments pour l'accueil bienveillant que nous avons trouvé près de Votre Excellence; grâce à l'attention sympathique que vous avez bien voulu prêter à nos plaintes, l'espérance est rentrée dans nos cœurs, et, confiants dans votre justice, nous oublions déjà les souffrances passées pour songer à l'ère de régénération que nous devrons à votre puissant concours.

Les membres délégués par les Congrès pharmaceutiques de Poitiers et de Toulouse.

A. Barrer, président de la commission, professeur à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Abel Poisies, de Loudun (Vienne), rapporteur, secrétaire général de la Societé pharmaceutique de la Vienne;

MALLEBRANCHE, de Rouen, président de la Société de pharmacie :

Maurt, de Lyon, secrétaire général de la Société des pharmaciens de l'Est.

CAZAC, de Toulouse, secrétaire général de la Société de pharmacies.

MALAPERT, de Poitiers, professeur à l'École de pharmacie, président honoraire de la Société de Pharmacie:

BOUDART, de la Nièvre, président de la Société de Pharmacie:

Tinbal-Lagrave, de Toulouse, président de la Société. de la Haute-Garonne

### Renne Medicale.

Action physiologique de la digitaline; son influence sur la quantité et sur la composition de l'urine; par le D'B. H. Stames, à Kiew.

On connaît l'utilité de la digitaline dans le traitement des affections des poumons ou du cœur quand on veut provoques un ralentissement de la circulation; mais les opinions ne sont pas encore arrêtées relativement à l'influence qu'elle peut exercer sur la sécrétion urinaire. L'auteur a fait à ce sujet des observations nombreuses et des expériences sur lui-même, dont il donne le résultat général sous forme de propositions que nous allons transcrire :

1° La digitaline produit dans l'organisme physiologique une diminution de la quantité de liquide sécrétée par les reins;

2° Elle amène une diminution des principales parties constituantes de l'urine, comme l'urée, le chlorure sodique, les phonphates et les sulfates;

3° L'acide urique seul est augmenté, mais le degré d'acidité de l'urine reste le môme:

4° Le poids spécifique de l'urine est diminué;

5° La digitaline augmente d'abord la fréquence du pouls, pais elle produit une diminution dans le nombre des contractions du cœur; 6° L'amaigrissement rapide et le ralentissement de la nutrition qui suivent l'emploi de la digitaline sont deux faits importants qui nous éclairent sur l'action et le mode d'administration du médicament;

7° La digitaline agit comme la digitale sur les systèmes circulatoire, nerveux et musculaire, de même que sur l'appareil de la génération:

8° Elle exerce une action énergique sur ce dernier appareil en le déprimant, et elle peut abattre momentanément toute l'activité des organes sexuels; elle mérite donc d'occuper le premier rang parmi les anti-aphrodisiaques;

9° Son action sur le tube intestinal et les organes digestifs

est moindre que celle de la digitale;

10° Une affection particulière de la muqueuse nasale qui se déclare sous la forme d'un violent coryza paraît constituer un symptôme caractéristique pendant l'usage de la digitaline;

11° La force d'action de la digitaline comparée à celle de la

plante paraît être dans le rapport de 30 : 1;

12° La dose de ce médicament ne doit pas ordinairement dépasser un cinquième de grain (environ 1 centigramme) par jour. Dans la plupart des cas, surtout dans les maladies chroniques, il suffit d'un vingtième à un sixième de grain pour obtenir des effets sensibles. (Journal de Prague et Gazette médicale de Paris.)

## De l'alcool; de sa destruction dans l'organisme; par le D' Edmond Baudot.

L'auteur a été amené par ses recherches à réhabiliter l'alcool au nombre des aliments respiratoires, et contrairement à l'assertion de MM. Lallemand, Perrin et Duroy, consignée dans un long mémoire qui fut couronné par l'Académie des sciences en 1861, et qui se termine par les conclusions suivantes: « L'alcool n'est pas un aliment..... L'alcool n'est ni transformé ni détruit dans l'organisme.... L'alcool est éliminé de l'organisme en nature et en totalité. Les voies d'élimination sont : les poumons, la peau et surtout les reins. »

M. Baudot, dans un long et intéressant mémoire, a critiqué

et contrôlé les expériences des auteurs que nous venons de citer, en a institué de nouvelles, et est arrivé aux conclusions suivantes:

1° L'alcool ingéré en quantité modérée et sous forme de vin, de kirsch, de rhum ou d'eau-de-vie de vin, n'est pas éliminé par les urines;

2º On peut cependant, dans certains cas, en retrouver dans ce liquide des traces presque inappréciables;

3. Dans d'autres cas exceptionnels, on en retrouve une quantité appréciable, mais toujours très-petite par rapport à celle ingérée;

4º L'alcoomètre, convenablement employé, est parsaitement propre à déceler de très-petites quantités d'alcool;

5° La solution de bichromate de potasse dans l'acide sulfurique (0,10 pour 30) est une liqueur excessivement sensible, beaucoup plus qu'il n'est besoin dans des recherches de cette nature;

6° Enfin, il est permis de croire que l'alcool est détruit dans l'organisme et qu'il y remplit le rôle d'aliment respiratoire que lui avait assigné Liebig. (Union médicale.)

Expériences relatives aux presendues vertus curatives des excréments de serpents; par le docteur Payne Cotton, médecin de l'hôpital des phthisiques, à Brompton.

Il suffit de rappeler le trop fameux épisode du Docteur noir pour faire comprendre immédiatement de quoi il s'agit ici. Seulement cette fois le nouveau Messie des phthisiques, des cancéreux, etc., était, à ce qu'il paraît, un docteur pour de bon, dûment diplômé, et sachant parfaitement lire et écrire. Il s'appelait le docteur Hastings et, à l'époque où nous reporte cette revue, il pouvait espérer, non sans quelque raison, que son nom resterait éternellement attaché aux excréments de reptiles et à leurs vertus curatives.

Si cet espoir ne se réalise pas, M. Hastings ne pourra au Journ de Pharm, et de Chim. 3. since. T. XLV. (Janvier 1864.)

moins pas se plaindre de l'oubli des savants et de leur indifférence pour les remèdes empiriques.

Les expériences de M. Payne Cotton ont été entreprises et exécutées, nous ne dirons pas sans aucune idée préconçue, mais sans parti pris et avec une bonne foi exemplaire. Elles ont été publiées de même, et dans la plupart des observations on a pris la peine de consigner l'opinion que le malade lui-même avait conçue à l'égard de la médication.

Nous n'avons nullement l'intention de nous étendre longuement sur le travail de M. Payne Cotton au point de vue de M. Hastings, mais nous voulons en résumer le résultat général qui renferme une excellente leçon et dont il sera bon de se souvenir quand on voudra se livrer à une enquête d'un genre analogue.

Les malades qui ont été mis en empirisme sont au nombre de dix-huit, dont quatorze phthisiques et quatre atteints de bronchite chronique. Le remède de M. Hastings était employé chez eux à l'intérieur et à l'extérieur.

Douze malades n'en éprouvèrent aucune modification. Ce ne sont pas les plus intéressants.

Trois se dirent soulagés par les lotions. Or il en fut exactement de même lorsqu'à la solution de M. Hastings on substitua de l'eau pure. Le résultat fut identique quand on fit la même contre-épreuve pour trois autres malades qui disaient éprouver une grande amélioration par l'usage de la solution. (British medical Journal et Gazette des hôpitaux.

#### Vin de présure comme succédané de la pepsine.

L'infidélité de l'action de la pepsine livrée par le commerçe en Angleterre a suggéré à M. Ellis l'idée de lui substituer un vin de présure préparé de la manière suivante: On prend un estomac de veau très-frais, on en retranche le cardia et l'on essuiesoigneusement la face interne en évitant d'enlever le mucus limpide qui le recouvre, puis on le coupe en petits morcéaux que l'on met dans une bouteille qu'on remplit de vin de Xérès.

On laisse macérer pendant trois semaines. Ce vin est administré à la dose d'une cuillerée à café dans un verre d'eau immédiatement après les repas dans les cas où la pepsine est indiquée.

Si l'on voulait remplacer le Xérès par un bon vin blane français, il faudrait remonter celui-ci avec un dixième d'aleçol et y ajouter un peu de sucre; sans cette précaution, ce vin ne se conserverait pas. (Bulletin de thérapeutique.)

VICIA.

# Revue des travaux de Chimie publies à l'Stranger.

Sur le spectre de l'acide chlorochromsque; par MM. Gottschalk et Drechsel (1).—Les sumées rougeatres de l'acide Cr O<sup>2</sup> Cl communiquent à la slamme non éclairante d'un bec de Bunsen une teinte violet pale rappelant la slamme de potasse. Pour en étudier le spectre, les auteurs firent barbotter à l'aide d'un gazomètre, et dans l'acide chlorochromique, l'oxygène nécessaire à l'alimentation de la slamme. Le spectre paraît en être très-beau, mais aussi très-compliqué. Les auteurs ont démêlé seize raies principales, savoir : trois violettes, huit vertes, une jaune, trois orangées, deux rouges.

De la raie verte & (V. la planche coloriée, t. XLIV), jusqu'à 165° environ s'étend une lueur bleue passant au violet.

Les huit teintes vertes paraissent très-intéressantes; elles forment trois groupes de diverse intensité. Quand le courant est faible, chacun de ces groupes ne forme qu'une large raie; avec un courant d'oxygène plus rapide, chacune de ces raies se triple. Les raies violettes se comportent de même.

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. LXXXIX, p. 473.

Elles apparaissent aussi, mais moins distinctement, quand on remplace l'oxygène par de l'air.

Ni le chlore pur, ni les chlorures de chrome, ne donnent de spectre particulier: l'acide chlorochromique paraît seul jouir de ce privilége. Qu'on le fasse bouillir et qu'on laisse échapper sa vapeur devant la fente de l'appareil spectral, tout le spectre disparaît à l'exception d'une raie rouge, absorbé qu'il est par les vapeurs brunes de l'acide volatil.

Sur un nouveau mode de production des aldéhydes; par M. Carstanjen (1). — Les différents procédés qui servent à la préparation des aldéhydes consistent essentiellement dans:

- 1º L'oxydation des alcools;
- 2° Celle des matières azotées, telles que l'albumine, la gélatine, etc.;
  - 3º La distillation sèche des sels à acides gras;
- 4º La même distillation unie à celle des formiates de chaux ou de baryte;
  - 5º La distillation des substances albuminoïdes;
  - 6º La déshydratation des glycols.

Sur la foi de quelques observations, l'auteur croit pouvoir formuler, comme un fait général, qu'on obtient toujours une aldéhyde lorsqu'on soumet une base ammoniacale à une oxydation convenable. De ce nombre, l'aldéhyde acétique C' H' O' qui se développe rapidement quand on verse de l'éthylamine sur du permanganate de potasse cristallisé. Violet d'abord, le liquide verdit, s'échauffe par l'agitation, brunit avec effervescence, et abandonne enfin l'aldéhyde, si reconnaissable à l'odeur. Dirigé dans une dissolution ammoniacale d'argent, le gaz de la réaction réduit promptement celle-ci en faisant un miroir d'argent métallique.

Avec la méthylamine, il a obtenu un composé gazeux fortement réducteur, comme le précédent, et susceptible comme lui

<sup>(1)</sup> Ib., p. 486.

de former un composé cristallin avec l'ammoniaque. Il ne l'a pas analysé, mais il pense avoir eu entre les mains l'aldéhyde, encore inédite, du méthyle.

Avec la triméthylamine, il s'est produit un composé que l'auteur juge devoir être identique ou isomère avec la propylamine.

sur un nouveau sel quadruple; par M. Peltzer (1). — En traitant le sulfate ou l'acétate de cuivre par de l'hyposulfite de soude, on obtient, comme on sait, un sulfite double qui a été étudié par M. Lenz et M. Rammelsberg; or, cet hyposulfite est soluble dans l'ammoniaque qu'il colore en bleu. Et quand on abandonne la dissolution à elle-même, elle laisse déposer un amas d'aiguilles bleues qui constituent le nouveau sel.

On peut l'obtenir plus aisément encore de la manière suivante; on prend une dissolution de sulfate de cuivre dont on fait deux parts égales; l'une est sursaturée d'ammoniaque, l'autre d'hyposulfite de soude, on mêle les deux liqueurs : il suffit d'agiter pour obtenir un dépôt cristallin d'un beau violet constituant le produit cherché.

Ce dernier possède une odeur ammoniacale prononcée surtout quand on le réduit en poudre: il supporte assez bien une température de 100° C. Chauffé dans un tube, il ne perd pas d'eau, mais donne lieu à un sublimé blanc qui devient orangé par le refroidissement. Par l'ébullition avec l'eau, ce sublimé émet de l'ammoniaque et quand, ensuite, on ajoute de l'acide chlorhydrique, on remarque un dégagement de gaz sulfureux, ce qui autorise à voir dans le produit sublimé, le sulfat-ammon de M. H. Rose.

Mêlé à du chlorate de potasse, il détonne par le choc.

L'eau ne le dissout pas, mais le décompose surtout à chaud; il se forme une matière verte, des flocons blancs d'un sel de pro-



<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXVI, p. 352 et t. CXXVIII, p. 187.

tonyde de cuivre et il se dégage de l'ammoniaque; par une ébullition prolongée, il se forme du sulfure de cuivre.

Le nouveau sel est soluble dans l'ammoniaque, l'hyposulfite de soude, l'acide acétique. Chauffé avec de la potasse, il laisse déposer à l'ébullition, un mélange formé de protoxyde et de deutoxyde de cuivre.

Les rayons solaires décomposant la dissolution acétique, l'hypochlorite de soude la détruit également en donnant lieu à un précipité blanc contenant du protoxyde de cuivre et de l'acide tetrathionique.

L'azotate d'argent la précipite en blanc; toutefois le précipité ne tarde pas à disparaître en faisant place à un dépôt vert, soluble dans l'ammoniaque, mais donnant, facilement, un dépôt de sulfure d'argent. Le dépôt contient du cuivre, de l'argent et de l'acide hyposulfureux. L'auteur pense que le fer, le zinc et l'argent peuvent ici se substituer au cuivre, d'ailleurs du sulfate de cuivre ferrugineux donne un sel quadruple contenant du fer.

L'auteur a trouvé pour la composition centésimale de ce sel :

de là il déduit la formule

S<sup>2</sup> O<sup>2</sup> Cu<sup>2</sup> O, S<sup>2</sup> O<sup>2</sup> Cu O 
$$+ 2$$
 (S<sup>2</sup> O<sup>2</sup> Na O)  $+ 2$  Az H<sup>3</sup> (1)

L'ammoniaque, selon lui, ne joue ici qu'un rôle passif et fonctionne à la manière de l'eau de cristallisation.

J. N.



<sup>(1)</sup> Cette formule empyrique peut se décomposer en

S<sup>3</sup> O<sup>3</sup> Cu<sup>3</sup> O, S<sup>3</sup> O<sup>3</sup> Na O + S<sup>3</sup> O<sup>3</sup> CuO, S<sup>3</sup> O<sup>3</sup> Na O + 2 Az H<sup>3</sup> ce qui donne un sel quadruple qui ne diffère de ceux qu'on a fait connaître dans ce journal, t. XLIII, p. 354, qu'en ce qu'il contient trois bases diffèrentes et un seul acide.

Sur l'acide érucique; par M. Отто (1). — Découvert par M. Stephen Darby dans l'huile grasse de la moutarde blanche, retrouvé en 1853 dans l'huile de colza et décrit par M. Websky sous le nom d'acide brassinique, l'acide érucique avait été étudié par M. Staedler, qui reconnut l'identité de ces deux acides qu'il rangea dans la série C<sup>u</sup> H<sup>n-1</sup> O<sup>1</sup>.

Les analyses de M. Otto confirment cette manière de voir. Le sel de baryte est cristallisable en mamelons.

Par la fusion avec de la potasse caustique cet acide abandonne de l'hydrogène; l'auteur n'a pas trouvé d'acide dans le résidu.

L'acide érucique fixe le brome sans émettre d'acide bromhydrique.

sur l'hydrastine; par M. Mahla (2). — L'hydrastine a été découverte par M. Durand, qui lui reconnut des propriétés alcalines. Elle est contenue dans l'hydrastis canadensis en société avec la berbérine. Elle se précipite lorsqu'on verse de l'ammoniaque dans le liquide chlorhydrique d'où la berberine a été séparée. Le précipité est recueilli sur un filtre de toile, puis exprimé et mêlé à de l'alcool fort qui le dissout aisément à chaud, pour abandonner, par le refroidissement, l'alcaloïde à l'état de beaux prismes droits, rhomboïdaux que l'on obtient incolores à l'aide de quelques nouvelles cristallisations.

L'hydrastine est insipide, mais ses sels jouissent d'une saveur amère et âcre à chaud. À 135° C. elle fond; à une température plus élevée elle se décompose en émettant des vapeurs jaunes dont l'odeur rappelle l'acide phénique. Chauffée sur une lame de platine, elle brûle avec une flamme fuligineuse.

Insoluble dans l'eau, cet alcaloïde se dissout dans l'alcool et dans l'éther. La potasse en dissolution étendue et bouillante est sans action sur lui. L'acide azotique le dissout à la longue et se colore en rouge; elle est soluble à froid dans l'acide sulfu-

<sup>(1)</sup> Ann. der Chem. und Pharm., t. CXXVII, p. 182.

<sup>(2)</sup> American Journ. of Sciences and Arts, t. XXXVI, p. 57.

rique concentré avec une couleur jaune; le liquide rougit lorsqu'on chauffe; avec le bichromate de potasse il se produit une coloration brun foncé, bien distincte de celle qui est caractéristique pour la strychnine.

L'acide chlorhydrique affaibli est un excellent dissolvant de l'hydrastine; elle est séparée à l'état de précipité blanc, par l'ammoniaque et la potasse, le ferrocyanure et l'iodure de potassium. L'iodure de potassium ioduré occasionne un précipité brun qui devient résineux quand on chauffe le liquide qui le tient en suspension.

Avec le bichlorure de platine les dissolutions hydrastiques donnent un précipité d'un rouge jaunâtre; avec le chromate de potasse un précipité jaune, soluble à chaud dans son eau-mère, mais se séparant de nouveau par le refroidissement. Avant de se dissoudre, ce précipité prend l'aspect de la résine fondante.

Le chlorhydrate est précipité en jaune par le chlorure d'or, soluble à l'ébullition dans son eau mère. Le sesquichlorure de fer est sans action.

M. Mahla attribue à l'hydrastine la formule

C44 Hat Az O19

trouvé C 66,379, H 5,698, Az 3,832.

Le chloro-platinate est une poudre amorphe, rougeatre, peu soluble dans l'eau, assezsoluble dans l'alcool; maintenue en ébullition, la dissolution alcoolique laisse à la longue déposer du platine à l'état de poudre noire et acquiert en même temps une belle fluorescence bleue.

Sur le zinc cristallisé en cubes; par MM. RIETH et BEIL-STEIN (1). — MM. Rieth et Beilstein ont obtenu accidentellement un alliage formé de zinc et de sodium et cristallisé en cubes. L'alliage renfermait 96 pour 100 de zinc. Rappelant les recherches de M. G. Rose les auteurs concluent avec ce savant

<sup>(1)</sup> Anvalen der Chemie und Phormacie, t. CXXVI, p. 248.

que le zinc est susceptible de cristalliser dans le système cubique et confirment ainsi un fait que nous avons signalé, dès l'année 1847 (ce journal, t. XXXVI, p. 223).

Sur l'huile empyreumatique de camphré; par M. KRAUT (1). — Sous ce nom, Bouillon-Lagrange mentionne un produit huileux qu'il a obtenu en soumettant à la distillation un mélange de camphre et d'argile. M. Kraut vient de reconnaître que cette huile n'est autre chose qu'une dissolution de camphre dans du cymène.

Procédé pour reconnaître la présence de petites quantités de matière grasse, par M. Lightfoot (2). — Ce procédé constitue une application très-intéressante de ce fait très-connu du mouvement gyratoire que le camphre acquiert lorsqu'on le projette, par parcelles, à la surface de l'eau, en vertu d'une force que Dutrochet appelle épipolique et que d'autres font dériver de la volatilisation du camphre, ce qui occasionnerait alors une réaction mécanique et par suite un mouvement comparable à celui du tourniquet hydraulique.

Or, pour peu qu'on fasse intervenir un corps gras, ce mouvement rotatoire s'arrête (3), une baguette de verre qui a glissé

J. N.

<sup>(1)</sup> Archiv der Pharm., t. CXVI, p. 41.

<sup>(2)</sup> Polytechn. Journal, t. CLXX, p. 314.

<sup>(3)</sup> Le mouvement gyratoire du camphre à la surface de l'eau a été signalé par Romieu, dans les Mémoires de l'Académie des sciences de l'année 1756; depuis, il a préoccupé bien des physiciens, et notamment Dutrochet, Biot, MM. Joly et Boisgiraud, etc. L'influence paralysante des matières grasses ne leur a pas échappé; elle a été reconnue par Bénédict Prévost dans Ann. de chim. et de phys., t. XXI, p. 255 et t. XL.

Un tres-grand nombre de substances partagent cette propriété du campbre, et nous pouvons ajouter qu'en général leur mouvement est subitement arrêté par les matières grasses. De ce nombre le butyrate et le butyroacétate de baryte, le butyroacétate quadruple que nous avons précédemment décrit (ce journal, t. XLIII, p. 357), le bromure d'étain et l'éther bromo-stannique (ce journal, t. XXXIX, p. 425). Ce dernier se ment, même au fond de l'eau, pendant qu'il se dissout.

entre les doigts ou qu'on a passé par les cheveux recueille suffisamment de matière grasse pour paralyser instantanément toute espèce de mouvement à la surface du liquide.

L'auteur applique naturellement ce fait pour reconnaître la présence de petites quantités de matière grasse dans de l'eau, qui, comme l'eau ménagère ou les eaux industrielles en sont rarement exemptes. Il insiste naturellement sur la nécessité de ne pas toucher avec la main les parcelles de camphre qui devront être projetées sur l'eau, et sur celle non moins grande d'opérer dans des vases dénués de tout enduit gras (1).

sur l'acide perbromique, par M. Kaemmerer (2). — L'acide perbromique a été inutilement recherché par bien des chimistes. M. Kaemmerer l'a obtenu de la manière la plus simple en traitant l'acide perchlorique par du brome. Du chlore se dégage à cette occasion; le liquide restant peut être, impunément, concentré au bain-marie, jusqu'à consistance huileuse. En cet état il n'est pas altéré par les acides sulfureux, sulfhydrique ou chlorhydrique, d'accord en ceci avec ses congénères les acides perchlorique et per-iodique.

Le perbromate de potasse est plus soluble que ne l'est le perchlorate; il l'est moins que le bromate.

Le perbromate de baryte est un précipité cristallin peu soluble dans l'eau même bouillante; il en est de même du sel de plomb; au contraire celui d'argent se dissout abondamment dans l'eau chaude; par le refroidissement, il se sépare en aiguilles fortement réfringentes.

L'auteur soupçonne la présence du nouvel acide dans le produit de la distillation de l'acide bromique.

<sup>(1)</sup> J'ai reconnu que pour réaliser cette dernière condition, le mieux consiste à remplir le verre au moyen d'un filet d'eau et de laisser couler celle-ci pendant que le liquide déborde; alors la couche de graisse qui tend à se former à la superficie est incessamment éliminée, on arrive ainsi au bout de peu de secondes, à dégraisser des verres dans lesquels le mouvement gyratoire avait été arrêté par suite de l'intervention d'un corps gras.

<sup>(2)</sup> Journ. far prakt. Chemie, t. KC, p. 190.

Analyse de deux sources minérales de Monte-Catino; par M. Or. Silvestri (1).—Ces deux sources viennent à jour dans le val de Nievole, en Toscane. Le Monte-Catino donne naissance à plusieurs eaux minérales qui ont été, dans le temps, analysées par Targioni Tozzetti, Tadéi et Piria. Les deux nouvelles sources sont : la Nouvelle eau de l'olive (Nuova acqua dell' oliva), qui vient dans un terrain argileux; l'Eau du salut (Acqua del salute), qui sourd du Travertin et d'un amas de concrétions calcaires servant de matériaux de construction.

Voici le résultat des observations.

1,000 parties d'eau ont donné:

| ,                               | Olive.   | Salut.   |
|---------------------------------|----------|----------|
| Résidu solide                   | 9,9150   | 9,5685   |
| Gaz                             | 71,91    | 70,54    |
| Bicarbonate de chaux            | 0,3228   | 0,2007   |
| - de magnésie                   | 0,1126   | 0,1240   |
| de fer                          | 0,0086   | 0,0000   |
| Sulfate de chaux                | 0,3252   | 0,6960   |
| — de potasse                    | 0,0787   | 0,1193   |
| - de soude                      | 2,8293   | 0,0000   |
| Chlorure de sodium              | 6,2109   | 8,3489   |
| - de magnésium                  | 0,1258   | 0,1697   |
| Bromures                        | )        |          |
| Iodures                         | traces.  | traces.  |
| Fluorures (2)                   | )        |          |
| Phosphate de fer                | o,o195   | 0,0037   |
| - d'alumine                     | 0,0063   | 0,0037   |
| - de chaux                      | 0,0003   | 0,003    |
| Manganèse                       | 1        |          |
| Lithium                         | traces.  | traces.  |
| Caesium                         |          |          |
| Acide silicique                 | 0,0082   | 0,0028   |
| Azotates                        | traces.  | traces.  |
| Substances organiques (carbone) | 0,072    | 0,0001   |
| Oxygène                         | 0,0037   | 0,0049   |
| Azote                           | 0,0253   | 6,6154   |
| Eat                             | 939,9156 | 990,3105 |

<sup>(1)</sup> Rendt-conto de' lavori exeg. nel lab. di chim. di Pisa, III, 37, 2 juglio 1863.

<sup>(2)</sup> Les résultats relatifs au fluor sont sujets e caution. Bu effet, pour

, Quelques propriétés curieuses de l'oxyde d'argent; par M. Boettger a remarqué que l'oxyde d'argent cède son oxygène aux matières combustibles avec tout autant de facilité que le fait le peroxyde de plomb PbO<sup>2</sup>, lequel doit à cette propriété d'être employé sur une immense échelle dans la fabrication des allumettes chimiques.

Un mélange bien sec, formé de deux parties environ d'oxyde d'argent et d'une de soufre doré, s'enflamme par friction dans un mortier ou même entre des doubles de papier. Il en est de même si on remplace le composé antimonique par du sulfure noir d'antimoine, par du réalgar ou de l'orpiment.

De même encore pour le phosphore amorphe ainsi que pour le tannin. L'acide gallique ne donne pas lieu à une combustion.

Une goutte d'acide phénique ou de créosote versée sur de l'oxyde d'argent bien sec s'enflamme instantanément.

La fleur de soufre s'enflamme également quand on la triture avec cet oxyde; le sélénium se comporte de même.

sur les vins rouges colorés artificiellement et le moyen de les reconnaître; par M. Blums. — Le procédé qui permet de distinguer un vin rouge naturel d'un vin coloré artificiellement est très-simple: il se base sur la différence qui existe dans la solubilité dans l'eau, de la matière colorante naturelle du vin et de celle de la matière rouge indûment ajoutéc.

dégager ce corps à l'état d'acide fluorhydrique, l'auteur a employé de l'acide sulfurique non spécialement purifié, qu'il a fait agir sur une lame de verre, ne considérant sans doute pas que le premier contient toujours du fluor en petite quantité (ce journal, t. XXXII, p 210), et que la lame de verre est facilement attaquée par la vapeur d'eau (ibid., t. XXXIV, p. 185).

Ces eaux minérales peuvent donc fort bien être exemptes de fluor, les réactions qui dénotent la présence de ce métalloïde, ayant été produites par l'acide fluorhydrique contenu dans les réactifs, ainsi que par la vapeur d'eau qui s'est dégagée pendant l'expérience.

J. N.

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XC, p. 32.

<sup>(2)</sup> Polytechn. Journal, t. CLXX, p. 240.

Selon M. Blume, celle-ci est plus soluble que la première, laquelle ne se dissout que dans de l'eau fortement alcoolisée.

Gela posé, voici comment l'auteur procède : dans le vin à essayer, on trempe un morceau de mie de pain ou d'éponge bien lavée; quand la substance poreuse est bien imbibée, on la place dans de l'eau contenue dans une assiette de porcelaine. Si la couleur rouge y a été produite par une matière étrangère au raisin, l'eau de l'assiette se colore presque aussitôt en rouge violet; avec la matière colorante du vin, au contraire, l'eau devient d'abord opaline et ne se colore qu'au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure.

Blanchiment et désinfection du suif (1). — L'auteur anonyme opère le blanchiment et la désinfection du suif au moyen d'un mélange formé

pour 50 kilog. de suif; on verse dans la matière en fusion; on brasse fortement, puis, après un quart d'heure de repos, on coule dans de l'eau froide convenablement agitée. Après un soutirage, puis un lavage réitéré, on fait fondre à une douce chaleur, on agite afin de faciliter l'évaporation de l'eau. Quand celle-ci est expulsée, on laisse reposer, ce qui amène la séparation de flocons bruns, produits par la matière colorante qui a été modifiée sous l'influence des acides. On les sépare par filtration; le suif refroidi est alors inodore et d'une blancheur irréprochable (2).

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Polyt. Journal, t. CXXXVIII, p. 240.

<sup>(2)</sup> J'ai remarqué, il y a longtemps déjà, que le suif se désinfecte à merveille lorsqu'on le chauffe sous pression avec de l'eau. La partie odorante se trouve alors tout entière dans ce liquide et le corps gras en est débarranté.

sur la formation du rouge d'antline; par M. Schiff (1).

— Recherches sur les couleurs de l'aniline; par le même (2).

— Aux nouvelles recherches de M. Schiff sur les couleurs de l'aniline et leur théorie, recherches trop étendues pour notre cadre, neus empruntons ce qui suit:

Jaune d'aniline. — Cette matière que M. Schiff a souvent vu se produire dans le courant de ses recherches sur les couleurs de l'aniline, se prépare, selon lui, aisément au moyen de l'acide antimonique ou de l'acide stannique hydratés.

De l'antimoniate ou du stannate alcalin est broyé avec la moitié de son poids d'aniline, de manière à lui donner la consistance d'une bouillie claire, puis on ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide. On agite; il se produit du rouge écarlate que l'on enlève au moyen de l'alcool éthéré, toutefois après avoir fait sécher la masse. Après une épuration convenable, on soumet à l'évaporation spontanée, ce qui donne naissance à des lamelles cantharidées d'un chlorhydrate ayant pour base, une matière colorante rouge qu'il ne faut pas confondre avec la rosaniline.

Or, ce chlorhydrate est décomposé par les alcalis; il se dépose des flocons d'un jaune intense, qui redeviennent rouges en présence des acides.

En imprégnant de cette couleur rouge de la soie ou de la laine et passant ensuite dans une dissolution chaude de carbonate de soude, il se développe une belle teinte jaune assez semblable au jaune de l'acide picrique et que l'auteur considère comme douée d'une assez grande stabilité.

Le jaune d'aniline peut donc être développé sur l'étoffe même, en y produisant d'abord le rouge ci-dessus, ce qui, comme on voit, peut se faire facilement au moyen du stannate de soude si usité en teinture.

L'auteur n'est pas encore fixé sur la composition de ces matières colorantes; ce sera l'objet d'une communication ultérieure.

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXV, p. 360.

<sup>(2)</sup> Ib., t. CXXVII, p. 345.

Préparation des bromures alcalins; par M, Klein (1).

— Préparation de l'iodure d'ammonium; par M. Jacobsen (2). — Les bromures des métaux de la première section étant de plus en plus employés en photographie, l'auteur a cherché un procédé de fabrication plus expéditif que ceux actuellement usités. Il a donc songé à appliquer le procédé déjà adopté par M. Liebig pour les iodures alcalins et dont il a été question plus haut, t. XLI, p. 520.

Bromure de calcium. — 1 partie de phosphore amorphe réduit en poudre fine est mise avec 30 ou 40 part. d'eau dans une capsule placée sous la hotte, et on ajoute peu à peu 12,5 part. de brome. L'union s'opère avec dégagement de lumière et le liquide s'échauffe; on agite et on ne remet du brome que lorsque le liquide commence à se décolorer. Lorsque tout le brome a été employé, on chauffe au bain de sable, puis, quand le tout s'est décoloré, on rajoute assez d'eau bromée pour donner à la dissolution une teinte jaune. A ce moment on décante et on neutralise au moyen d'un lait de chaux dont on peut employer un léger excès. On filtre, on lave et on soumet à l'évaporation; la chaux employée en excès, se carbonate dans l'intervalle, ce qui nécessite une seconde filtration après laquelle il n'y a plus qu'à évaporer au bain-marie.

Avec 16 gr. de phosphore amorphe, 200 gr. de brome et environ 75 gr. de chaux vive, l'auteur a obtenu 230 gr. de bromure de calcium. Les bromures de baryum et de strontium se préparent de la même manière.

Bromure de magnésium. — On neutralise par de la magnésie, le liquide acide qu'on obtient en attaquant 1 part. de phosphore par 12,5 part. de brome en présence de l'eau. Après filtration, on évapore au bain-marie et on fait sécher sur l'acide sulfurique.

Le bromure de lithium s'obtient avec le bromure de calcium qu'on décompose par du carbonate de lithine pris d'abord en quantité insuffisante. On laisse digérer pendant vingt-quatre

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXVIII, p. 237

<sup>(2)</sup> Polyt. Journ., t. CLXX, p. 313.

heures, après quoi on achève la précipitation par le carbonate de lithine.

Quant aux bromures de potassium et de sodium, l'auteur les obtient d'après un procédé précédemment décrit, pour les iodures (ce journal, t. XLI, p. 520), c'est-à-dire par la décomposition du bromure de calcium au moyen du sulfate de potasse ou de soude.

Le procédé employé par M. Jacobsen pour la préparation de l'iodure d'ammonium destiné aux usages photographiques, offre selon lui des avantages sous le rapport de l'économic et de la pureté du produit. Il est fondé sur la décomposition, à une basse température, du sulfate d'ammoniaque par l'iodure de potassium; on prend parties égales des deux sels, on les fait dissoudre séparément dans la moindre quantité d'eau bouillante possible, on mélapge ensuite, on laisse refroidir et on ajoute de l'alcool environ 15 p. 100 du total du liquide en été ou moitié environ en hiver. Le sulfate de potasse ne tarde pas à se déposer presque intégralement. Toutefois, on décante, on évapore à pellicule et on fait cristalliser à nouveau; traitée par une nouvelle quantité d'alcool, l'eau-mère abandonne les derniers restes de sulfate de potasse; le résidu contient de l'iodure d'ammonium qu'on retire par évaporation.

Pour éviter une séparation d'iode, on fait bien d'ajouter au liquide, quelques gouttes d'alcool ammoniacal.

J. NICKLES.

## Notice sur les poids des anciens Romains.

Par M. Aut. Commaille, pharmacien aide-major de 1<sup>re</sup> classe, professeur suppléant à l'École de médecine d'Alger.

Les anciens Romains désignaient par le mot pondus (1) toute mesure destinée à déterminer le poids des corps.

Un grand nombre de poids antiques sont arrivés jusqu'à nous, et nous verrons bientôt que non-seulement les musées en possèdent, mais qu'on en conserve un grand nombre dans les églises de Rome.

J'ai dit, dans la Notice sur les balances, que les poids trouvés dans la maison du pesage, à Pompéi, étaient de substances fort diverses.

Mais commençons par bien connaître tous les noms affectés aux différents poids et les unités de mesure qu'ils représentaient, nous verrons ensuite en quelles matières ces poids furent faits.

L'unité de mesure-poids à Rome fut la livre, qu'on désignait par les mots libra (2), as ou assis (3), æs grave, pondo. Son poids était de 365 grammes environ.

La livre romaine actuelle, d'après l'annuaire du bureau des longitudes, n'est plus que de 339<sup>sr</sup>,121. De toutes les livres d'Italie, celle qui se rapproche le plus de la *libra* antique est celle de Turin, de 374<sup>sr</sup>,064.

Les multiples et les sous-multiples de l'as-poids furent trèsnombreux; en voici les noms avec leurs valeurs: Multiples. Tressis ou tripondium = 3 livres; quincussis = 5 livres; octussis = 8 livres; decussis = 10 livres; undecim, duodecim, tredecim, quatordecim, quindecim, sedecim, septemdecim, octodecim, novemdecim æris = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19

<sup>(1)</sup> Pondus vient de pendere, pendo, peser; qui vient lui-même de pendere, pendeo, pendre, accrocher.

<sup>(2)</sup> Je répète ici que libra, vient de hitpa, obole.

<sup>(3)</sup> as vient de æs, airain; j'ai dit dans la notice précédente que le mot æs désignait l'unité de monnaie de cuivre.

livres; vigesis = 20 livres; trigesis = 30 livres; centussis, 100 livres; ducenti asses = 200 livres.

Au lieu de decussis, vigesis, centussis et ducenti asses, on disait encore aris deni, viceni, conteni.

Quant au mot talentum, il exprimait 120 livres romaines ou asses; c'était un poids de compte.

L'as (ou libra) était divisé en 12 unciæ ou onces. Les multiples de l'once, par conséquent les sous-multiples de l'as, étaient : sescunx ou sesqui uncia = 1. \(^1/\_2\) once; sextans = 2 onces; quardrans = 3 onces (1); triens = 4 onces; quincunx = 5 onces; semis ou sexuns = 6 onces, ou \(^1/\_2\) livre; septunx = 7 onces; bes (2) = 8 onces; dodrans = 9 onces; dextans = 10 onces; deunx = 11 onces.

L'once avait également ses sous-multiples; c'étaient les drachmes (drachmates). Il fallait: 8 drachmes pour faire une oncepoids. Chaque drachma valait 72 de nos grains, soit 35,824 (c'est notre ancien gros), et se divisait en 6 oboles; chaque obolus représentait donc 12 grains, (0<sup>st</sup>,69),

L'obolus était la plus petite division de la livre, de même que la plus petite monnaie.

On voit que le système romain était essentiellement duodécimal. Quant aux multiples et aux sous-multiples, il est certain qu'un grand nombre d'entre eux ne furent jamais que des poids de compte et non des poids-réels.

La forme et la substance des poids anciens qui nous sont parvenus varient béaucoup. On en a trouvé à Herculanumida font gros, ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire tronquée et surmontée d'une poignée demi-circulaire (3), tandis que les plus petits, s'omboîtent les uns dans les autres, absolument comme on en trouve encore en Erance.

Dans la notice précédente, j'ai dit que ceux provenant de la maison du pesage sont en marbre, en basalte, en plomb, avec

<sup>(1)</sup> Remarquons que malgré les mots sex, quatuor, tres, qui commencent les noms des multiples de l'once, ces noms entiers ne signifient pas 6, 4, 3 onces, mais 1/6, 1/4, 1/3 de l'as, soit 2 onces, 3 onces, 4 onces.

<sup>(2)</sup> Bes, Bessis, signifie les 8 douzièmes d'un objet quelconque.

<sup>(3)</sup> Voyez Anth. Rich, au mot Pondus.

les mots: Rme — habbebis (sic). Il en est de même des poids trouvés en 1816 dans la maison dite du grenier public. Parmi ceux recueillis en Algérie, je n'en ai vu qu'en pierre.

Les poids en pierre ont la serme d'une sphère dont on surait enlevé deux calostes par deux sections parallèles, ce qui constitue deux bases.

Ciest sur l'une de ces surfaces planes que le nombre indiquant la valeur du poids est gravé.

Tous les détails relatifs à ce sujet sont parfaitement mendus dans le passage suivant, que je traduis du Traité des pierres antiques de Cersi (1).

Les anciens nommèrent d'abord les pierres néphrétiques (2) marmer aquipendus, parce qu'ils en firent des poids de balance pour équilibrer les denrées dont ils faistient le commerce. A cet effet, ils les arrondissaient et y taillaient deux susfaces planes égales et opposées, de telle sorte qu'on ne pût en diminuer le poids sans qu'on s'aperçût qu'il en manquait quelque portion et sans qu'on déoeuvrit bientôt la frande.

«Lucas Peto (3), dans un savant traité des peids et des mesures des Romains, fait une description soignée de ces pierres et de la forme qu'on leur donnait. Voici ses paroles : « Les anciens « firent des poids de certaines pierres noires, tachées de quel« ques veines d'un vert très-foncé et de la dureté du silex. Les « ples lourds, qui pessient 300 livres (4), portaient deux an« neaux on deux crochets de fer soudés au plomb; les plus « petits n'avaient qu'un seul anneau on qu'un seul crochet. Il « y en avait d'un poids très-faible, de cinq, de quatre et même. « d'une seule once. »

« Le nombre de livres était désigné par des numéros gravés

(Note du traducteur.)



<sup>(1)</sup> Delle pietre antiche, trattato di Faustino Corsi nomuno, 3º édition, Reme. 1845.

<sup>(2)</sup> Désignées par les minéralogistes modernes sous le nom de néphrites. C'est un silicate d'alumine allié à un silicate de manganèse et soloré par du chrème.

(Note du traducteur).

<sup>(3)</sup> De mensuris et ponderibus romanis et græcis, liv. 5, partie 1re.

<sup>(4) 36</sup>k,500 grammes.

dans la pierre, tandis que le nombre d'onces était indiqué par autant de points ou de petits cercles également gravés.

- « Quand les dimensions de la pierre comportaient une inscription, on y indiquait le nom du questeur qui avait reçu les poids publics dans ses attributions. Le même Peto parle d'une pierre, du poids de cinq livres, qui portait gravés, sur un seul de ses côtés, les noms des deux questeurs; ce sont : L. LÝCRETIVS L. F. TRICIPITINVS Q. VRB. DIVNIVS L. F. SILANVS Q. VRB (1).
- « Il paraît que la surveillance des poids passe des questeurs au préfet de la ville (2). Le commandeur Husson, attaché à l'ambassade de Portugal à Rome, possède une de ces pierres, du poids de deux livres, qui porte les mots: EX AVCTORITATE QVINTI IVNII RVSTICI PRÆFECTI VRBIS. Ce Junius Rusticus fut fort diligent dans l'exercice de sa charge, car beaucoup de poids antiques, conservés au musée Kircher (3), sont contre-signés de son nom.
- « A l'époque des persécutions contre les chrétiens, on employa les poids publics comme instruments de torture. En effet, il était très facile de faire servir ces pierres pesantes, armées d'anneaux et de crampons, à un cruel usage. Et la pierre, nommée naguère marmor æquipondus, devint le lapis martyrum.
- « Les pierres qui avaient servi aux martyrs devinrent en grande vénération; c'est pour cela qu'on en voit un grand nombre d'enchâssées dans les parois des églises de Rome, comme à Sainte-Sabine, à Saint-Clément, à Sainte-Praxède, à Sainte-Pudentienne, à Saint-Paul, aux trois fontaines et à Saint-Nicolas de la prison tullienne. »

<sup>(1)</sup> L Lucretius Tricipitinus, fils de Lucius, questeur urbain. — Diunius Silanus, fils de Lucius, questeur urbain.

<sup>(2)</sup> Le præfectus urbis était le gouverneur de Rome; les quæstores urbani avaient en main les intérêts du trésor public.

<sup>(</sup>Note du traducteur.)

(3) Ce musée, créé par le P. Kircher, jésuite, est au collége romain.

Il est très-riche en bronzes antiques, vases, camées, inscriptions etc.

(Note du traducteur).

# Études chimiques sur l'alunite du mont Dore (Puy-de-Dôme).

Par M. GAUTIER-LACROZE, pharmacien à Clermont-Ferrand.

Au milieu des roches alunifères, indiquées par Cordier dans son mémoire sur le pic de Sancy, se rencontre l'alunite ou pierre d'alun qui, d'après mes expériences et mes conseils, a donné lieu, depuis un certain nombre d'années, à une exploitation spéciale dans l'usine de MM. Barthe et Anthelme, à Nevers.

La pierre d'alun du mont Dore, qui appartient, comme celle de la Tolfa, au tuf trachitique, et qui s'est évidemment formée de la même manière, est très-abondante au haut de la vallée de la Dogne, au pic de Sancy et à la chute de la cascade.

Le filon exploité d'après mes indications a 100 mètres environ de haut sur 50 à 60 mètres de large.

La toiture en est formée par une variété d'alunite caverneuse, presque complétement siliceuse, ne donnant pas de coloration bleue par le cyanure jaune de potassium et de fer, et contenant une plus grande quantité de soufre en plus gros globules surtout que les échantillons les plus sulfurés de l'alunite exploitée.

Le dessous du filon est une argile parsemée quelquesois de mica, et qui, traitée sans calcination par l'acide sulfurique, donne du sulfate d'alumine.

Voici maintenant les caractères physiques et chimiques qui lui sont propres.

Douée d'une cohésion presque égale à celle du quartz, l'alunite est d'un blanc grisâtre. L'action de l'air la rend d'abord d'un vert bleuâtre, puis rubigineuse. Sa cassure est légèrement conchoïde; elle est plus ou moins parsemée de petits globules de soufre. Si on la réduit en poudre et qu'on la lessive avec du sulfure de carbone, elle donne par kilo 73<sup>17</sup>,30 de soufre. On trouve quelques filons qui renferment une assez grande quantité de petits cristaux de sulfure de fer; ces filons-l'à ne contiennent pas de soufre. La densité de l'alunite est de 2,481.

Touchée avec une solution de evanure : jaune : l'alunite devient immédiatement d'un beau bleu. Réduite en poudre et agitée avec l'eau, le liquide filtré donne par le même cyanure. un précinité bleu. Séchée, elle perd de 10 à 12 pour 100 de son eau, qu'elle reprend si on l'abandonne à l'air. Sa composition chimique varie un peu comme on doit s'y attendre.

Voici celle qui se présente le plus souvent :

| Eau              | : 10,00 |
|------------------|---------|
| Soufre           | 7,33    |
| Potasse          |         |
| Acide sulfurique |         |
| Ozyde de fer     |         |
| Alumine          | 123,d3  |
| Résidu de silice | 94,66   |
| Perte.           | .1,31   |
| ,                | 100,00  |

Nous allons faire connaître maintenant les traitements que nous avons fait subir à l'alunite pour en extraire l'alun, soit cubique, soit octaédrique.

1º Cristaux cubiques. - 600 gr. d'alunite, divisée en morceaux de 50 à 100 gr. dans 900 gr. d'eau acidulée de 15 gr. d'acide sulfurique du commerce, ont été soumis au traitement suivant : a. Le minerai a été grillé dans un four à réverbère. disposé de manière à laisser passer les flammes sur ce minerai: le four a été chauffé au bois et la chaleur a été maintenue pendant cing heures, dont deux au rouge cerise. Le minerai rougi avait perdu 153 grammes de son poids. Il a été étonné dans l'eau acidulée et laissé en contact pendant trois mois; après ces trois mois, il était fusé tout entier et ses fragments étaient couverts de cristaux cubiques (115er,2). Une portion de ces cristaux, dissoute donnait un précipité bleu par le cyanure jaune.

b. Les eaux mères, chauffées jusqu'à ébuillition, ont fourni un dépôt de sous-sulfate d'alumine très-blanc, dont la quantité n'a pas été déterminée. J'ai ajouté 45 grammes d'acide sulfurique et 900 gr. d'eau au liquide qui surnageait, je l'ai fait bouillir sur le résidu d'alunite écrasée, et j'ai obtenu ainsi 1081,60 d'alun octaédrique.

Les eaux mères de ce second traitement contenaient une asses notables quantités des susfates d'alumine que je n'ai pas

2º Cristaux octaédriques. — 600 gr. d'alunite divisée en morceaux de 50 à 100 gr. dans 800 gr. d'eau acidulée de 60 prod'acide sulfurique du commerce, ont été soumis au traitement suivant: a. Le minerai a été placé dans un creuset convert: mis: dans: um: four. à réverbère chauffé au rouge: cerise et maintenui à cette chaleur pendant quinze minutes. Rougi, le minerai perdit. 58 grammes de son poids; il dégageait, au sortir du fourneau, une forte odeur d'acide sulfureux et après étomement, une odeur d'acide sulfurique. Douze heures après l'étonnement', la roche était brisée en petits morceaux : le liquide-pesait-15° au pèse-sel et contenait des cristaux octaédrigues. b. J'ai mie de côté le liquide surnageant : j'ai écrasé le résidu que j'ai mis dans une capsule en plomb avec 9 litresdienu et 160 gram, d'acide sulfurique et je l'ai chaussé p endant trois heures; il a cédé l'alun qu'il contenait et laissé un dépôt sifficeux : j'ai réuni ensuite les deux liquides, ce dernier et celui que l'avais mis de côté: ils ont donné ensemble 210 grammes d'alun octaédrique et 475 grammes de sulfate d'alumine:

On a fait de nombreux essais sur l'alunite du mont Dore, mais la difficulté d'en extraire l'alun a fait abandonner pendant longtemps la mine. J'ai repris ces essais, je les ai multipliés, et il m'a été donné de les voir couronnés de succès.

Le tableau ci-annexé montre, avant tout, le rôle que jouait dans cette opération la calcination plus ou moins intense de l'alunite et l'emploi de l'acide sulfurique..

# Trailement opéré sur 600 grammes d'alunite,

|                 |                          |                               |                                  | <u> </u>                                                                         |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ESSAIS.         | TEMPS<br>de chauffage. ' | DÉPERDITION<br>par chauffage. | dégagement<br>d'acide sulfúreux. | ACIDE SULFHYDAIQUE<br>dégagé<br>par l'étonnement.                                |
| 1 <sup>re</sup> | 2 minutes au rouge       | 15 grammes.                   | A peine sensible.                | A peine sensible.                                                                |
| 200             | 5 minutes.               | 26 grammes.                   | Sensible.                        | Sensible,<br>plus sensible<br>10 jours après.                                    |
| <b>3</b> °.     | 10 minutes.              | 41 grammes.                   | Plus sensible.                   | Sensible ;<br>plus sensible<br>10 jours après.                                   |
| 4.              | 15 minutes.              | 58 grammes.                   | Plus fort.                       | Sensible.                                                                        |
| 5•              | 30 minutes.              | 116 grammes.                  | Très-fort.                       | Sensible,<br>très-fort<br>60 heures après.                                       |
| 6° '            | 45 minutes.              | 141 grammes.                  | Sensible.                        | Sensible,<br>très-fort<br>60 heures après.                                       |
| 7•              | 1 heure.                 | 146 grammes.                  | n                                | Sensible.                                                                        |
| 8•,             | 1 h. 15 m,               | 148 grammes.                  | . »                              | Moins sensible.                                                                  |
| 9*              | 1 h. 30 m.               | 151 grammes.                  | . »                              | Immédiat et très-fort.<br>Après 60 heures<br>moins sensible<br>que le précédent. |
| 10•             | 1 h. 45 m.               | 153 grammes.                  | n                                | Même phénomène.                                                                  |
| 11°             | 2 heures.                | 156 grammes.                  | »                                | Peu sensible.                                                                    |
| 12°             | 2 h. 15 m.               | 157 grammes.                  | »                                | Peu sensible.                                                                    |
| .13°            | 2 h. 30 m.               | 157 grammes.                  | »                                | De moins en moins<br>sensible.                                                   |
| 14*             | 4 heures.                | 157 grammes.                  | ъ                                | , »                                                                              |

# 800 grammes d'eau et 60 grammes d'acide sulfurique.

| TEMPS de l'étonnement.              | DENSITÉ<br>du liquide<br>au<br>pèse-sel. | FORMATION<br>des cristaux.                   | OBSERVATIONS.                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 heures<br>après 10 jours.        | 10°<br>10°                               | »                                            | Le soufre de l'alunite n'était pas consumé<br>entièrement.                                             |
| 48 heures<br>10 jours.              | 12°<br>13°                               | <b>»</b> \                                   | Même observation. Roche non brisée.                                                                    |
| 44 heures<br>10 jours.              | 13°<br>14°                               | »                                            | Plus de soufre. Roche non brisée.                                                                      |
| 12 heures.                          | 15°                                      | Cristaux<br>octaédriques.                    | Plus de soufre. Roche brisée presque im-<br>médiatement après l'étonnement.                            |
| 12 heures<br>60 heures.             | 13°<br>14° 1/2                           | Cristaux<br>octaédriques<br>après 60 heures. | Plus de soufre. Roche brisée moins rapide-<br>ment.                                                    |
| 12 heures<br>60 heures<br>10 jours. | 11°<br>12° 3/4<br>12° 3/4                | Même formation.                              | Même observation.                                                                                      |
| 12 heures<br>60 heures<br>10 jours. | 12°<br>13°<br>13°                        | Même formation.                              | Même observation.                                                                                      |
| 12 heures<br>60 heures<br>10 jours. | 12°<br>13°<br>13°                        | Même formation.                              | Même observation.                                                                                      |
| 12 heures<br>60 heures<br>10 jours. | 10°<br>11°<br>12°                        | Point de cristaux.                           | Roche peu brisée.                                                                                      |
| 12 heures<br>60 heures<br>10 jours. | 12°<br>13°<br>13°                        | Quelques cristaux.                           | Même observation. Chalcur moins intense que dans l'opération précédente.                               |
| 48 heures<br>10 jours.              | 13°<br>14°                               | Cristaux<br>cubooctaédriques.                | Même observation.                                                                                      |
| 48 heures<br>10 jours.              | 13°<br>13°                               | Quelques cristaux<br>cubooctaédriques.       | Même observation.                                                                                      |
| 48 heures<br>10 jours.              | 10°<br>12°                               | Pas de cristaux.                             | Même observation. Chaleur intense.                                                                     |
| 1 an.                               | »                                        | Pas de cristaux.                             | Quelques essais ont été faits avec l'alunite<br>en poudre. Il n'y a pas d'avantage dans<br>ce procédé. |

En résumé, la cohésian considérable de l'ahanite rend clispendieuse sa réduction en poudre à l'état natif; cette réduction est facile après l'étonnement. La roche, en effet, est alors trèsfriable; toutesois elle a besoin d'être écrasée pour donner un rendement complet d'alun et de sulfate d'alumine. L'alunite perd par la calcination le-soufre libre qu'elle contient, plus la portion d'acide sulfurique qui se décompose. On peut obtenir l'acide sulfureux de l'acide sulfurique décomposé et utiliser le soufre en calcinant la roche dans des cornues œuvertes par un bout et communiquant par l'autre à une pompe aspirante et foulante en caoutchouc. Ainsi l'on utiliserait l'acide sulfureux en le transformant en acide sulfurique. Le procédé Persoz me paraît, en ce cas, le plus avantageux.

Je termine par une observation importante, ciest que, can utilisant l'acide sulfurique perdu par la calcination, on trouverait dans de minerai, si l'on y joignait le minerai de la toiture riche en soufre et pauvre en alun, la quantité d'acide sulfurique nécessaire pour fabriquer l'alun et le sulfate d'alumine.

De la réaction du perchlorure de fer sur le suifhydrate d'ammoniaque.

#### Par M. LEBAIGUE.

Le Bulletin de la Société chimique (juin 1863) contient une note de M. L. Hoffmann sur une réaction nouvelle pouvant servir à reconnaître la présence du phosphore dans les eas d'empoisonnement. Le procédé consiste à évaporer les liqueurs distillées contenant le phosphore avec du sulfhydrate d'ammoniaque, puis à traiter le résidu de l'évaporation par quelques gouttes de perchlorure de fer; il se manifeste une coloration violette passagère que M. Hoffmann attribue à la présence d'un composé phosphoré.

Le même trecneil scientifique (trovembre 1863) publie une note de M. Huppert, dans laquelle ce chimiste revient sur la réaction précédente. Après avoir répété l'expérience sur des liqueurs contenant du phosphore, puis sur des liqueurs qui en

étaient exemptes, il observa dans les deux cas la même réaction; en résumé, il put constater que la coloration est indépendante de la présence du phosphore et qu'elle se produit avec le sulf-hydrate d'ammoniaque seul, après qu'on a évaporé la solution de ce réactif au bain+marie, jusqu'à disparition de toute odeur sulfhydrique.

M. Huppert n'a pas recherché la cause de la coloration prodaite, son but n'étant que de faire voir ce qu'il y a d'erroné dans la méthode de M. L. Hoffmann. C'est cette cause que j'ai cru intéressant de rechercher.

Avant, répété l'expérience en évaporant à sec une solution étendue de sulfhydrate d'ammoniaque du commerce, et traitant le résidu par le perchlorure de fer, j'ai obtenu la coloration violette: La même expérience faite avec du sulfhydrate d'ammoniaque pur, et préparé exprès pour la circonstance, m'a donné le même resultat. La réaction tenait donc au sulfhydrate seul ou plutôt aux produits secondaires provenant de son dédoublement pendant l'évaporation; car le sulfhydrate non décomposé aurait précipité le sel de fer en noise. Or pendant l'évaporation. il se dépose une certaine quantité de soufre qui se retrouve dans le résidu sec; mais ce soufre n'est pas la cause de la coloration. Avant repris par l'esse une certaine quantité du résidu de l'évaporation, et fibre pour séparente soufre, j'ai traité la liqueur concentrée par l'acide: chlorhydrique; qui a précipité du sonfre et dégagé de l'anide subtureurs. Pensant alors à la présence d'un hyposulfite, je mien suis assuréten cherchant d'autres caractères. et j'ai deservé les différentes propriétés qui caractérisent les hyposulfites (décoloration) de la teinture d'iode, dissolution du chilerure d'argent, etc.). Pour confirmer restrésultats, il ne me restait : plus qu'à faire l'expérience directement sur de petites quantités d'hyposulfite, et j'ai obtenti une coloration violette intense.

Je suis donc autorisé à admettre que c'est à la présence de l'hyposulfite d'ammoniaque qu'est due cette réaction particulière, et dans ce cas, la réaction signalée par M. Hoffmann s'expliquerait ainsi: pendant l'évaporation du sulfhydrate d'ammoniaque, si cette évaporation a lieu dans une capsule, au contact de l'air, et si la liqueur est assez étendue pour prolènger

un certain temps ce contact, il se dépose du soufre et il se forme de l'hyposulfite. Si l'évaporation est suffisamment ménagée pour que l'hyposulfite ne soit pas décomposé, le perchlorure de fer produit sur le résidu une coloration violette, d'autant plus intense que l'hyposulfite est en plus grande proportion.

J'ai cru qu'il n'était pas non plus sans utilité de rechercher si les composés du phosphore moins oxygénés que l'acide phosphorique, qui sont très-importants à décéler dans les recherches toxicologiques, ne fourniraient pas la même réaction. Mais plusieurs expériences faites avec des phosphites, des hypophosphites avec de l'eau ayant séjourné sur du phosphore ne m'ont donné que des résultats négatifs.

## Sur un prétendu iodure de soufre soluble,

#### Par M. LEBAIGUE.

Le Journal de Pharmacie (T. XLII, p. 162) contient une note de M. Cailletet, pharmacien à Charleville, sur l'iodure de soufre et sa préparation. J'ai eu récemment occasion de répéter cette préparation et me suis conformé aux proportions et au mode opératoire indiqués par l'auteur. J'ai été amené, à la suite de cette expérience, à croire que M. Cailletet avait mal interprété la réaction de l'iode sur le monosulfure de sodium qu'il emploie pour cette préparation et qu'il ne se faisait pas, par le procédé qu'il conseille, de l'iodure de soufre et de sodium mais bien un mélange d'iodure et de polysulfure de sodium.

En effet chacun sait que pour un équivalent d'iode ajouté à une solution de sulfure, un équivalent de soufre est déplacé :

$$I + NaS = NaI + S$$

et que si le monosulfure est en excès par rapport à l'iode, le soufre ne se dépose pas, mais se dissout dans le monosulfure non attaqué en formant un polysulfure:

$$4I + 5(NaS) + HO = 4(NaI) + {NaS + S^4 \choose NaS^5} + HO.$$

Or, M. Cailletet prend les proportions suivantes :

Monosulfure de sodium . . . . . . 5,00 parties.

Iode. . . . . . . . . . . . . . . . 4,75 —

Le calcul des équivalents indique que pour 1499.7 de monosulfure (NaS, 9HO) il faudrait 1586 d'iode pour déplacer tout le soufre, c'est-à-dire un peu plus en poids d'iode que de monosulfure alcalin. La proportion d'iode indiquée par M. Cailletet est donc trop faible pour décomposer tout le sulfure employé et le soufre déplacé se dissout dans le monosulfure restant pour former un polysulfure. Car si on ajoute peu à peu et par petites fractions de nouvelles quantités d'iode, il se sépare d'abord un peu de soufre que la petite proportion de monosulfure restant indécomposé ne peut plus dissoudre, jusqu'à ce qu'enfin tout le soufre soit précipité. Si l'on arrête l'opération à ce moment et qu'on sépare par la filtration le soufre, qui dans ce cas se rassemble très-facilement, la liqueur filtrée ne retient que de l'iodure alcalin. C'est là au reste un procédé très-simple et peutêtre nouveau pour préparer les iodures alcalins et terreux au moven des sulfures.

Le résultat de ces recherches me semble prouver que le produit de M. Cailletet est un mélange de polysulfure et d'iodure de sodium.

Pour confirmer cette manière de voir, j'ai fait l'expérience suivante: Dans une solution de ce prétendu iodure de soufre et de sodium j'ai versé une solution de protosulfate de fer, il s'est formé du sulfure de fer mêlé de soufre, réaction qui s'explique facilement avec ma manière de considérer ce composé:

Tandis qu'en admettant que la dissolution renferme un mélange d'iodure de soufre et de sodium on s'expliquerait difficilement la réaction avec le sulfate de fer. Expériences sur l'aixation des eaux et observations sur le rôle campané de l'acide carbonique, de l'azote et de l'empjène dans les eaux douces petables, propriétés physiques et chimiques de ces eaux.

### Par M. J. LEFORT (1).

L'administration municipale de Paris qui, depuis l'année 1854 jusqu'à ce jour, cherche les moyens les plus sûrs et les plus économiques de procurer à cette grande cité un volume d'éau plus en rapport avec le nombre et avec les besoins de ses habitans, ne remplirait qu'une partie de sa tâche, si elle ne s'efforçait surtout de fournir de l'eau douce réunissant la plupart des propriétés qu'exigent l'hygiène, l'économie domestique et même l'industrie.

Pour arriver à ce but plusieurs projets sont en présence (2); l'un d'eux, déjà en partie adopté par l'édifité parisienne, sauf quelques questions de détails, et celui qui, nous devons le dire tout de suite, semble réunir tous les avantages, consiste à dériver sur la ville de Paris les eaux de plusieurs sources provenent des formations crayeuses du département de la Marne et des terrains termaires du département de l'Aisne.

Les autres projets reposent sur l'emploi des esux de la Seine prises en amont de Paris, ou des eaux de certaines rivières du centre de la France, telles que celles du Loiret et de la Loire.

Sans nous occuper ici des moyens à mettre en œuvre pour que Paris ne soit alimenté à l'avenir que par des eaux abondantes et de bonne qualité, et cela avec le plus d'économie possible, nous voyons que les divers projets proposés jusqu'à



<sup>(1)</sup> Voyez le rapport sait à l'Académie de médecine, par M. Poggiale (Bulletin de l'académie, t. XXVIII, p. 90 et suiv.), et la discussion qui s'est élevée (Bulletin, t. XXVIII, passim).

<sup>(2)</sup> La présentation de ce mémoire, faite à l'Académie impériale de médecine le 5 novembre 1861, est par conséquent antérieure au décret impérial qui a ordonné la dérivation des sources de la Dhuys pour la ville de Paris.

ce jour se résument par le fait à utiliser, d'une part, des eaux de sources, d'une autre part, des eaux de rivières ou courantes.

Parmi les objections qui ont été faites au projet de la nille de Paris, et à la suite de l'enquête scientifique et administrative du conseil municipal de la Seine, on a paru insister d'une manière spéciale sur le défaut d'aération des eaux de sources comparativement aux eaux de rivières, et l'on en a conclu que les premières devaient être rejetées comme impropres à la hoisson.

Dès la plus haute antiquité, on a attaché avec raison une importance très-grande à la présence de l'air dans les eaux douces destinées à la boisson, et depuis Hippocrate jusqu'à nous, l'expression d'eaux aérées a prévalu dans le langage ordinaire pour désigner des eaux contenant en dissolution une proportion convenable des principes constituants de l'atmosphère ambiante.

Mais l'examen des gaz qui sont répandus dans l'espace, et de ceux qui sont dissous dans les eaux, montre qu'ils sont composés non-seulement d'azote et d'oxygène, mais encore d'acide carbonique.

Ainsi, ce que les auteurs anciens et même les écrivains modernes ont appelé eaux aérées, ne sont donc par le fait que des eaux saturées en proportions notables et constamment variables, d'azote, d'oxygène et d'acide carbonique.

On ne peut contestar l'influence des éléments de l'air dans les eaux potables pour que tous les phénomènes de la digestion s'accomplissent avec régularité; et cependant on se demande si l'ácide carbonique que toutes les eaux potables contiennent, partie à l'état de liberté, partie à l'état de combinaisons faciles à détruire pendant le travail de la digestion, ne jouerait pas un rôle supérieur à celui de l'oxygène et de l'azote. Il est certain, en effet, que lorsqu'on compare l'action des eaux douces avec celle des eaux minérales, et la composition des gaz dissous dans les uns et dans les autres de ces liquides, on observe les anomalies les plus étranges.

On estime, par exemple, qu'une eau douce, pour être potable, abstraction faite de la nature et de la quantité de

ses principes minéraux, doit contenir en moyenne par litre:

Azote. . . . . . . . 17 cent. cubes.

Oxygène. . . . . . . 8 —

Telle est en effet la composition moyenne de l'air dissous dans les eaux douces courantes de bonne qualité, c'est-à-dire dans les eaux de ruisseaux, de rivières, de fleuves, ou dans les eaux de sources qui, après un parcours prolongé, soit à l'air libre, soit dans les aqueducs spacieux, ont reçu suffisamment le contact de l'atmosphère ambiante.

Au contraire, dans un grand nombre d'eaux minérales froides ou tempérées et utilisées en boisson, ou bien les éléments de l'air (oxygène et azote) font complétement défaut, ou bien la proportion de ces gaz est constamment inférieure à celle de l'air des eaux douces, ou bien l'un des deux gaz y manque tout à fait.

Pour ne citer ici que les eaux minérales les plus connues, nous rappellerons que les eaux de Vichy, de Bussang et de Saint-Alban, à leurs sources, ne contiennent pas d'air atmosphérique en proportions appréciables; cependant elles sont souvent ingérées en très-grandes quantités, et l'estomac les tolère généralement mieux que le même volume d'eau douce réputée la meilleure et la plus aérée.

Dans les eaux minérales sulfureuses, ce n'est que par exception qu'on y signale la présence de traces insignifiantes de gaz oxygène; toutes ces sources, lorsqu'elles'sont parfaitement captées, ne laissent dégager à leurs griffons que de l'azote pur ou un mélange d'azote et d'acide carbonique: or personne ne met en doute les propriétés digestives de ces eaux.

Dupasquier dont on a, avec tant de raison, invoqué l'autorité dans la question des eaux de Paris, est le premier qui ait attiré l'attention des hydrologues sur le bicarbonate de chaux que contiennent les eaux douces; pour ce chimiste, le bicarbonate de chaux, maintenu en dissolution à la faveur d'un excès d'acide carbonique, agirait comme excitant pendant le travail de la digestion, à la manière des bicarbonates alcalins, et aurait de plus pour effet de fixer son élément calcaire dans le système osseux.

Tout ce que nous savons de l'action et de l'utilité des eaux potables témoigne en faveur de l'opinion de Dupasquier : aussi les efforts d'une administration prévoyante doivent-ils tendre à fournir à la population de l'eau douce, riche en acide carbonique et assez chargée de bicarbonates pour que son rôle dans l'économie animale ne se borne pas seulement à délaver le bol alimentaire, mais encore à procurer au sang et aux autres parties de l'organisme les éléments minéraux dont ils ne peuvent se passer. Ce résultat peut toujours s'obtenir en utilisant, soit les eaux courantes de bonne nature, c'est-à-dire suffisamment aérées, limpides, d'un degré hydrotimétrique moven, dissolvant le savon sans produire de grumeaux et imprégnées d'une quantité normale de matière organique, soit les eaux de certaines sources, mais alors employées à une grande distance de leur émergence, condition qui les fait ranger tout naturellement dans la catégorie des eaux courantes.

Pour ces dernières, nous nous trouvons, nous le savons, en opposition formelle avec quelques auteurs qui ne voient dans les eaux courantes proprement dites, c'est-à-dire de ruisseaux, de rivières et de fleuves, que les eaux propres à la boisson et à tous les usages ordinaires de la vie; mais nous espérons démontrer de la manière la plus péremptoire que les craintes, qui se sont produites dans ces derniers temps à l'occasion de l'aération des eaux de sources, ne reposent sur aucun fondement sérieux.

D'après le projet de la ville de Paris, projet si remarquablement exposé par MM. Hausmann et Dumas au conseil municipal de la Seine, et par M. Robinet, rapporteur de la commission d'enquête administrative, chargée d'examiner le projet de dérivation des sources de la Dhuys, il s'agirait, avonsnous dit, de dériver sur Paris les eaux de plusieurs sources, très-abondantes qui jaillissent dans les départements de la Marne et de l'Aisne.

Ces eaux, qui, conduites à Paris, ne parcourraient pas moins de 150 à 200 kilomètres dans de vastes acqueducs couverts, afin que l'air puisse y circuler librement au moyen de regards placés de distance en distance, peuvent-elles être considérées comme des eaux de sources, ainsi qu'on l'a sou-

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° serie. T. XLV. (Février 1864.)

tenu dans ces derniers temps? Voilà ce que nous ne saurions affinettre.

En thèse générale, toute eau de source qui, en s'épanchant sur le sol, reçoit pendant un certain temps le contact direct de l'air, perd par cela même, et à mesure qu'elle abandonne son point d'émergence, le caractère de son origine première, et ne doit plus être considérée que comme une eau courante proprement dite. Mais s'il en était autrement, toutes les eaux des ruisseaux, et même des rivières, qui, après une succession de beaux jours, n'ont pas été mélangées avec des eaux atmosphériques, ne seraient plus que des eaux de sources dans l'acception que l'on paraît attacher à ce mot.

'Avant de repousser aussi systématiquement qu'on le fait toutes les eaux de sources pour la boisson, peut-être aurait-on dû d'abord comparer leurs propriétés et jusqu'à leurs effets, avec les eaux dites courantes, lorsque les unes et les autres sont placées dans des conditions identiques. Ainsi une eau de source vaudra une eau courante toutes les fois qu'elle aura reçu suffisamment le contact de l'air, afin qu'elle puisse se saturer d'oxygène, d'azote et d'acide carbonique; qu'elle marquera de 12 à 24 degrés à l'hydrotimètre, qu'elle dissoudra le savon sans produire de grumeaux, et enfin que les bicarbonates seront les sels essentiels de sa minéralisation.

Et d'abord nous constatons que les puits artésiens, qui rendent de si grand services aux populations éloignées des cours d'eau qu des sources de bonne nature, ne sont que des sources artificielles dont le point d'émergence ou le griffon, au lieu d'être au ras du sol comme vers les sources naturelles, se trouve généralement à des profondeurs très-grandes; il en résulte que les eaux des puits artésiens, comme celles des sources naturelles, ne se saturent des éléments de l'air qu'après avoir reçu le contact direct de l'atmosphère ambiante.

Examinons ce qui se passe avec les puits artésiens de Grenelle et de Passy, dont l'importance et l'utilité ne sont plus un objet de doute pour personne.

Tout le monde sait que ces sources ont pour origine une immense nappe d'eau qui s'étend jusque dans le département de l'Aube (environs de Troyes); or leurs eaux circulant à dés profondeurs considérables à l'abri du contact de l'air, entre des couches de terrain plus ou moins perméables, arrivent par les trous de sondes, dépouillées, ou à peu près, de l'un des éléments importants de l'air atmosphérique, l'oxygène: l'odeux d'acide sulfhydrique qu'elles répandent à l'endroit même où elles surgissent du sol témoigne assez que, si l'air a pu pénétrer jusqu'à elles, l'oxygène a dû être absorbé avec une grande rapidité.

Mais qu'elles soient abandonnées à l'air, ou mieux qu'elles y circulent pendant quelques instants,, leur principe sulfuseux disparaît aussitôt, en même temps qu'elles se saturent d'oxygène et qu'elles perdent de l'azote, ainsi que nous le versons plus loin.

Il nous semble qu'avant de reprocher aux eaux de sources, en général, leur défaut d'aération et d'en prohiber l'usage d'une manière aussi absolue qu'on l'a fait, il eût été indispensable de rechercher par l'expérience quel temps elles mettent pour se saturer des éléments de l'air, à partir du moment où elles sourdent du sol jusqu'à celui de leur emploi, en un mot, quelles sont les conditions les plus avantageuses pour qu'elles puissent être assimilées aux eaux courantes proprement dites, sous le rapport de leur aération; c'est cette lacune que nous avons voulu remplir.

Pour aérer les eaux douces, le moyen le plus simple et tont à la fois le plus sûr, consiste à les faire circuler à l'ain libre, en ayant le soin de renouveler leurs surfaces par des chutes néiténées ou par des écoulements prolongés. Si l'on analyse les gaz avant et apnès cette opération, on voit qu'ils ont une tendance très-grande à se mettre en équilibre stable avec ceux de l'atmosphère ambiante, mais ensuite que la différence de solubilité des gaz carbonique, azote et oxygène détruit cette stabilité; nous reviendrons tout à l'heure sur l'explication de ce phénomène.

Afin de nous rendre compte du temps que mettent les eaux douces non sérées pour absorber les éléments de l'air, nous avons exécuté les expériences suivantes.

Et d'abord, pour rendre nos analyses comparables, voici comment nos opérations ont été conduites:

L'eau a été placée dans un ballon dont on avait déterminé à

l'avance la capacité, et l'on y a ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique, afin de dégager l'acide carbonique libre et combiné en même temps que l'azote et l'oxygène. Un tube recourbé et plein d'eau a été disposé sur le ballon pour conduire les gaz dans une éprouvette pleine de mercure; on a chauffé le ballon et l'on a prolongé l'ébullition du liquide jusqu'à ce que celui-ci eût diminué d'un huitième environ.

Le mélange des gaz ramené à la température ambiante a été traité par la potasse caustique, qui a fait connaître le volume de l'acide carbonique libre et combiné; on a ensuite introduit dans l'éprouvette de l'acide pyrogallique qui a absorbé tout l'oxygène.

Les gaz carbonique, azote et oxygène ont été calculés à la température de 0° et sous la pression de 760 millimètres.

Voilà pour l'analyse des gaz dissous dans les eaux ordinaires, et dans lesquelles nous voulions connaître les proportions relatives de l'air et de l'acide carbonique.

Pour les recherches qui suivent, nous avons fait bouillir pendant une heure environ un certain volume d'eau douce, afin de la priver complétement de l'oxygene et de l'azote qu'elle contenait, et ensuite d'une partie de son acide carbonique; l'eau, encore bouillante, était introduite dans des vases de grès, bouchés aussitôt avec soin.

Un examen préalable nous ayant montré que l'eau avait été entièrement privée d'air, nous l'avons soumise, pendant un temps déterminé, à une filtration active et continue, afin qu'elle pût absorber le plus promptement possible les gaz éliminés par l'ébullition; voici les résultats que nous avons obtenus (1).

<sup>(1)</sup> Les nombres que nous indiquons ne peuvent être considérés comme absolus, parce que les opérations qu'on fait subir aux gaz sous l'eau pour des isoler les uns des autres apportent quelques changements dans les résultats qu'on en attend. Ainsi par le fait de la dilatation et de la volatilisation de l'eau contenue dans le ballon, le liquide qui, plus ou moins privé d'air, se rend et se condense dans l'éprouvette, se resature de nouveau des gaz dégagés avec lui à mesure qu'il se refroidit. D'une autre part, le transvasement des gaz sous l'eau pour en séparer l'acide carbonique et l'oxygène au moyen de la potasse et de l'acide pyrogal-

De l'eau de la Seine, puisée au pont de la Concorde le 2 et le 5 octobre 1861, et alors que la cote du Pont-Royal était au-dessous de 0°, contenait, en principes gazeux, par litre:

|                                | Cent. cubes.        | Cent. cubes. |
|--------------------------------|---------------------|--------------|
| Acide carbonique libre combiné | . 60,00             | 59,25        |
| Azote                          | . 14,6 <sub>0</sub> | 15,02        |
| Oxygene                        | 7,69                | 6,99         |
|                                | 82,29               | 81,26        |

La même eau, mais bouillie, ainsi que nous venons de le dire, et soumise ensuite à une filtration incessante, afin de l'aérer le plus possible, a donné les résultats suivants:

| •                      | 1/2 heure.<br>t. cubes. | Après 1 h.<br>Cent. cubes. | Après 2 h.<br>Cent. cubes. | Après 6 h.<br>Cent. cubes. |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Acide carbonique libre |                         |                            |                            |                            |
| et combiné             | 4,75                    | 24,20                      | 25,05                      | 25,41                      |
| Azote                  | 12,36                   | 12,74                      | 12,94                      | 13,20                      |
| Oxygène. :             | 4,90                    | 5,32                       | 6,07                       | 6,57                       |
|                        | 42,01                   | 42,26                      | 44,06                      | 47,18                      |

Ces analyses démontrent avec quelle rapidité les eaux non aérées absorbent les éléments de l'air, afin de se mettre en équilibre avec l'atmosphère ambiante; il est en effet digne de remarque qu'après quelques heures d'une agitation active, ainsi que le produirait un écoulement incessant, l'eau absolument privée d'air avait repris à l'atmosphère, sauf l'acide carbonique, presque tout l'oxgyène et l'azote éliminés par l'ébullition.

Poursuivant cet ordre de recherches sur les eaux de sources qui sont complétement privées d'oxygène ou à peu près, nous avons choisi l'eau du puits artésien de Passy, et nous avons cherché à déterminer le volume de ce gaz qu'elle absorberait dans un temps déterminé.

Le 22 octobre 1861, nous avons puisé de l'eau de ce puits à l'endroit même où elle arrive à la surface du sol, et avant

lique diminue encore d'une manière sensible le volume du mélange gazeux. Ces quelques observations suffisent pour montrer que l'on obtient des résultats d'autant plus exacts que les gaz sont le moins de temps possible au contact de l'eau.

qu'elle ait reçu le contact de l'atmosphère, un litre nous a

| Acide carbonique libre combinés |   |   |  |   |   |   |   |  | 33,84. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|
| Azote                           | • | • |  |   |   |   |   |  |        |   | • |   |   | • |   | • |   | • | •  | 20,00  |
| Oxygène.                        | • | • |  | • | • | • | • |  | •      | • | • | • | • | • | • |   | • |   | ٠. | 1,92   |
|                                 |   |   |  |   |   |   |   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 55,76% |

Sous le rapport de l'oxygène, l'eau du puits artésien de Passy n'est donc pas aérée, et elle se rapproche beaucoup plus, par son volume d'azote et son odeur spéciale, des eaux minérales sulfureuses faibles, que des eaux douces proprement dites, Telle qu'elle jaillit du sol, elle est en effet désagréable à boire et ne remplit aucune des conditions que l'on recherche dans les eaux douces habituellement potables.

Mais exposée à l'air libre, en l'agitant sans oesse; pendant un certain temps, elle ne tarde pas à acquérir peu à peu toutes les propriétés des eaux douces courantes, sauf sa température qui, par un artifice quelconque, aurait besoin d'être abaissée si l'on devait la consacrer surtout à l'usage de la boisson.

Voici, en co qui concerne les gaz; les résultats que mous avons obtenue:

| • |  |
|---|--|
|   |  |

| ,                      |                     |                   |                    |                    |                     |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                        | Après<br>1/2 heure. | Après<br>1 hèure. | Après<br>2 heures. | Après<br>5 heures. | Après<br>10 heures. |
| Acide carbonique libre | cc                  | cc                | cc                 | <b>c</b> c         | cc *                |
| et combiné             | 33,89               | 33,92             | 33,98              | 34,05              | 34,55               |
| Azote                  | 19,90               | 19,08             | 18,33              | 17,30              | 15,55               |
| Oxygène                | 5,70                | 7,30              | 8,61               | 8,90               | 9,17                |
|                        | 50.40               | 60.30.            | 66,90              | 60,22              | 59,27               |

Lorsqu'on voit une eau de source, comme celle du puits artésien de Passy, se saturer d'oxygène avec une telle rapidité, on peut se demander maintenant si l'on doit considérer comme eaux de sources toutes celles qui ont reçu pendant un certain temps le contact de l'atmosphère ambiante, et qui y ont été agitées de mouvements incessants? Nest-il pas évident que, sauf la nature quelquefois exceptionnelle de leurs principes minéraux, et dont on doit tenir compte lorsqu'il s'agit de faire

un choix, les caractères de ces prétendues eaux de sources se confordent avec ceux des eaux courantes? Prise à Passy, l'eau du puits artésien est une eau de source non aérée, et par conséquent peu propre aux usages ordinaires de la vie, mais la même eau, conduite au contact de l'air à une grande distance de son point d'émergence, devient une eau courante; l'eau de la Dhuys, à ses gifffons, est encore une eau de source, mais amenée à Paris dans son aqueduc couvert, elle devient eau courante, et comme telle est assimilable aux eaux de rivières, puisque, comme ces dernières, elle a pu se saturer suffisamément des principes de l'air.

D'une autre part, si les éléments de l'air proprennent dit jouent un rôle important dans les eaux douces potables, il est hors de doute aussi que l'acide carbonique y est non moins indispensable que l'oxygène et l'azote; nous croyons inutile de rappeler avec quelle facilité l'estomac, digère les eaux minérales bicarbonatées, quoique absolument privées d'air, mais qui renferment toujours un grand excès de gaz carbonique libre.

'Une expérience décisive nous a même prouvé que sans acide carbonique libre et sans bicarbonate, les eaux douces cessent d'être potables; ainsi de l'eau de la Seine bouillie et tout à fait privée d'oxygène, d'azote, d'acide carbonique libre et de bicarbonates, a été agitée à l'air pendant douze beures. Après ce temps, l'eau avait repris à l'atmosphère plus d'oxygène et presque autant d'azote qu'avant d'avoir été chauffée, et cependant elle n'a pu être digérée que très-difficilement; elle se comportait, en un mot, comme une eau lourde.

Ainsi l'oxygène et l'azote restitués à de l'eau bouillie n'ont pas servi à la rendre légère, c'est qu'il lui manquait de l'acide carbonique libre et des bicarbonates.

'Quoique agitée d'une manière incessante pendant douze heures à l'air, cette eau non aérée ne pouvait reprendre aussi rapidement à l'atmosphère le même volume d'acide carbonique qu'elle contenait avant toute opération, parce que ce dernier gaz, quoique plus soluble dans l'eau que l'oxygène et l'azote, existe dans l'atmosphère ambiante en proportion beaucoup moins coasidérable que celle de ces derniers éléments, et

enfin que les carbonates neutres ou les sesquicarbonates formés par l'ébullition de l'eau, n'ont pu être ramenés à l'état de bicarbonates.

On sait, d'après les importantes analyses de M. Poggiale, que l'eau de la Seine, agitée de nouveau à l'air, est susceptible de se saturer d'un volume encore plus grand d'oxygène et d'azote; en voici l'explication d'après nos expériences.

Nous constaterons d'abord, d'après M. Poggiale, que dans l'eau de la Seine, la proportion de l'acide carbonique, de l'azote et de l'oxygène, est assez variable aux diverses époques de l'année, variations que ce chimiste attribue à la présence des matières organiques qui absorbent ces éléments gazeux, du moins l'oxygène.

Mais nous croyons encore que la facilité plus ou moins grande qu'ont les gaz carbonique, azote et oxygène de se dissoudre dans les eaux courantes, est aussi l'une des causes de ces variations.

Lorsque les eaux de sources, faiblement aérées, recoivent le contact de l'atmosphère, le premier effet qu'elles subissent est de se saturer d'oxygène et d'azote dans de certaines limites; mais à mesure qu'elles s'épanchent à la surface du sol, et que les chutes réitérées qu'elles subissent ont multiplié leurs surfaces, elles absorbent insensiblement de l'acide carbonique ambiant, gaz qui, en raison même de sa grande solubilité, déplace peu à peu de l'oxygène et de l'azote primitivement dissous. Il en résulte que plus une eau douce est saturée d'acide carbonique libre, moins elle contient d'oxygène et d'azote. Nos études spéciales sur les eaux minérales nous ont prouvé depuis longtemps que les gaz spontanément émis par les sources bicarbonatées sodiques ou calciques et très-riches en acide carbonique libre, contenaient toujours plus d'oxygène et d'azote que les gaz dissous. Il nous est même arrivé souvent de ne pouvoir constater l'existence de l'oxygène et de l'azote en dissolution dans les eaux, alors que les gaz spontanés de celles-ci en renfermaient un volume notable. Dès cette époque, nous avons attribué ce résultat au déplacement de l'air dissous par le grand excès de gaz carbonique libre.

Le même phénomène s'accomplit entre l'oxygène et l'azote,

et l'expérience faite avec l'eau du puits artésien de Passy nous en fournit le meilleur exemple. Ainsi, d'après le tableau que nous avons donné plus haut et qui résume nos analyses, on remarque que plus l'eau a reçu le contact de l'air, plus elle a absorbé d'oxygène et plus elle a perdu d'azote.

Ces faits de déplacement des gaz les uns par les autres ont été déjà observées à l'occasion d'un travail que nous avons entrepris, avec M. l'ingénieur des mines Jutier, sur les eaux minérales de Plombières; en voici un exemple:

|                                                                           | Quantité de             | Proportion pour 100 parties. |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|
|                                                                           | gaz par<br>litre d'eau. | Orygène.                     | Azote. |  |  |  |
| Source thermale marquant 65°,21 au griffon.                               |                         | •0                           |        |  |  |  |
|                                                                           | oc oc                   | 00                           | oc     |  |  |  |
| 1º Eau prise à l'émergence                                                | 12,6                    | 15,9                         | 84, r  |  |  |  |
| 2º Eau abandonnée pendant 21 heures<br>à la température et dans le bassir | 3                       | •                            | 17     |  |  |  |
| de la source                                                              |                         | 27,7                         | 72,3   |  |  |  |
| Source thermale marquant 40°,46 au griffon.                               |                         |                              |        |  |  |  |
| 1º Eau prise à l'émergence                                                | ,                       | 25,1                         | 74,9   |  |  |  |
|                                                                           |                         |                              |        |  |  |  |
| de la source                                                              | . 16,3                  | 29,7                         | 70,3   |  |  |  |

Ainsi ces expériences montrent que l'eau minérale, au moment de son émergence, contient un volume de gaz qui correspond à peu près à son degré de saturation dans les conditions de température dont elle jouit; mais abandonnée à l'air, et en perdant une partie de son calorique, elle absorbe rapidement de l'oxygène, et expulse de l'azote en quantité correspondante, jusqu'à ce que le rapport s'établisse à peu près dans les proportions de 29 à 71.

D'après cela, nous sommes amenés à conclure que pour l'approvisionnement des villes, et lorsqu'on ne dispose que de sources, soit naturelles, soit artésiennes, il est indispensable de faire circuler les eaux à l'air, en les plaçant dans des conditions telles qu'elles puissent se saturer le plus possible d'acide carbonique, d'oxygène et d'azote, et afin que les matières organiques ne puissent leur soustraire le second de ces gaz.

Ces précautions sont surtout indispensables pour les sources

qui émergent des terrains tertiaires et sédimentaires. On n'ignore pas, en effet, que les sources de ces terrains sont souvent moins saturées d'acide carbonique libre que celles qui ont pour point de départ les terrains primitifs, de transitions ou volcaniques.

Est-ce à dire pour cela, et en s'appayant seulement sur la proportion du gaz carbonique libre, que les sources des terrains oristallisés sont toujours préférables aux sources des terrains sédimentaires? Tel n'est pas notre avis. En effet, si les premières sont plus riches en gaz carbonique, elles sont aussi généralement plus chargées de silice, et moins saturées d'air et de sels minéraux de toute nature, principalement de bicarbonate de chaux. Au contraire, lorsque certaines eaux des terrains sédimentaires, par leur contact prolongé à l'air, ont dissous la plus grande quantité possible d'acide: carbonique libre, d'oxygène et d'azote, et qu'elles contiennent du bicarbonate de chaux en proportion telle qu'elles dissolvent le savon sans produire de grumeaux, ces eaux, disons-nous, ne laissent rien à désirer, toutes choses égales d'ailleurs, soit pour la boisson, soit pour l'économie domestique.

Maintenant que nous avons fait ressortir le rôle important que l'acide carbonique, soit libre, soit combiné, joue dans les eaux, il nous reste encore à signaler une cause d'élimination de ce gaz dans les eaux douces qui sont soumises à la filtration dans les fontaines ménagères.

Les appareils, qu'on utilise dans les ménages pour filtrer les eaux, consistent, comme on sait, en récipients de grès ou de terre cuite, qui sont séparés à l'intérieur en deux parties au moyen de pierres calcaires minces, poreuses et qui font l'office de filtres.

Lorsqu'on l'introduit dans la fontaine, l'eau douce contenant toujours un léger, excès, d'acide carbonique libre réagit sur la pierre calcaire filtrante, et se dépouille, par le fait de la formation d'une petite quantité de bicarbonate de chaux, de la totalité de son acide carbonique libre. (1). On démontre cette



<sup>(1):</sup>Noma avons attribué, comme ou voit; cette séparation de l'acide carbonique à une cares tout à fait chimique; nous devons ajouter néan-

réaction en ajoutant à de l'eau douce ordinaire un volume auffisant d'eau sursaturée d'acide carbonique, afin de communiquer au mélange une réaction franchement acide. Le liquide qui, avant sa filtration, colorait en rouge vif la teinture bleue de tournesol, sort tout à fait neutre au réactif, après avoir traversé la pierre calcaire poreuse.

Quoiqu'il nous semble difficile, du moins pour le moment, de substituer aux fontaines ménagères tout autre système de filtration plus simple et plus économique pour la population parisienne, néanmoins, nous avons cru devoir signaler ce fait, parce qu'il nous renseigne, au point de vue de la saveur, sur la qualité de certaines eaux douces courantes employées sans filtration, comme celles d'un grand nombre de villes de province, comparativement à l'eau de la Seine, qui, au contraire, est toujours livrée à la consommation et utilisée après avoir été filtrée (1).

moins qu'elle peat être également mécanique, ainsi que la commission chargée d'examiner ce mémoire l'a observé avec nous : en sabstituant du sable fin à la pierre calcaire, an memarque que l'acide caubonique dissous dans les eaux s'en sépare de la même manière.

(1). Notre mémoire; était déposé depuis, plusieurs meis à l'Académie de médecine, lorsque nous apprimes par M. Robinet que Parmentien avait observé un fait semblable il y aura bientôt un siècle.

Les remarques de Parmentier sont trop intéressantes pour que nous ne les citions pas ici textuellement.

«La simpidité et la transparence de l'eau de la Seine, ébteures par le moyen des fontaines filtrantes, sont toujeurs aux dépens d'une partie surabondante d'air dont cette eau se trouve imprégnée et qui constitue sa bonté, sa légèreté, son gratter et la supériorité qu'elle a sur toutes les eaux de rivières connues. On pourrait, même en réitérant ces filtrations à plusieurs reprises, rendre l'eau de la Seine fade, lourde et peu propre à prendre le savon.

En passant à travers les petits tuyanx que forment des grains elle sable les uns vis-à-vis des autres, L'eau-de-la Seimerse dépouille, son-seulement du limon qui la rendait bambeuse et malprepre musisseutore d'une partie de son air anquel chle doit ses qualités bienfaisantes, the manière, quoique l'usage de fibrer les caux destinées à serviritée boisson remonte à la plus haute antiquité, qu'il n'est passans inversaide direque le pauvre qui boit de l'eau de la Seine sans autre apprêt que celui de la

Il n'est pas douteux que les eaux douces, en abandonnant ainsi leur acide carbonique libre, ne perdent également l'une de leurs propriétés les plus essentielles, cette saveur agréable que l'on constate dans les eaux douces de sources qui sourdent à une basse température des terrains granitiques ou dans les eaux minérales, saveur dite acidule, et qui imprime au palais une fraîcheur caractéristique.

Sous ce rapport, l'eau de la Seine filtrée, par la présence des matières organiques solubles que les filtres calcaires n'ont pu retenir, conserve souvent une saveur légèrement fade qu'une petite quantité d'acide carbonique eût suffi à masquer. Aussi, au point de vue de la sapidité, cette eau est-elle inférieure à un grand nombre d'eaux douces de sources ou courantes que l'on rencontre dans beaucoup de villes de province, là où les eaux arrivent aux fontaines publiques parfaitement limpides, et qui sont utilisées sans aucune filtration.

#### Conclusions.

De la discussion et des expériences que nous venons d'exposer, il résulte :

- 1° Que sous le nom d'eaux aérées on ne doit pas entendre parler seulement des eaux saturées d'oxygène et d'azote, mais encore de celles qui sont chargées d'une quantité notable d'acide carbonique libre;
- 2º Que dans les eaux potables le gaz carbonique joue un rôle au moins égal, sinon supérieur, à celui de l'air proprement dit;
- 3° Que, sans acide carbonique et sans bicarbonates, les eaux saturées d'oxygène et d'azote deviennent lourdes et difficiles à digérer;
- 4º Que les eaux douces privées d'azote et d'oxygène, mais sursaturées de gaz carbonique, sont facilement digérées;

laisser simplement déposer dans son vase de terre, a de meilleure eau que le riche avec toutes ses recherches.

<sup>«</sup> Il existe un gourmet en ce genre, dont le palais est tellement exercé, qu'il sait distinguer au goût une eau filtrée, et la même eau qui ne l'a pas été: celle-ci lui semble infiniment plus savoureuse et plus légère, ce qui provient sans doute de la privation d'un peu d'air. »

- 5° Que les eaux de sources non suffisamment aérées et exposées à l'air se saturent très-promptement d'oxygène et d'azote;
- 6° Que l'on ne doit plus considérer comme eaux de sourcestoutes les eaux qui, après leur jaillissement, se sont épanchées pendant quelque temps à l'air; elles deviennent alorsdes eaux courantes dans toute l'acception que l'on attache àce mot;
- 7° Qu'une eau dite de source vaut une eau dite courante de bonne qualité, lorsqu'elle a reçu suffisamment le contact de l'air, qu'elle marque de 12 à 24 degrés à l'hydrotimètre, qu'elle dissout le savon sans produire de grumeaux, qu'elle est tiède en hiver, fraîche en été, et enfin que les bicarbonates sont les sels dominants de sa minéralisation;
- 8° Que les éléments de l'air dissous dans les eaux ont une tendance très-grande à se mettre en équilibre stable avec les éléments de l'air ambiant, mais que cet équilibre se trouve continuellement modifié par la différence de solubilité des gaz carbonique, azote et oxygène dans les eaux;
- 9° Que lorsque les eaux aérées sont exposées à l'air, elles tendent toujours à absorber du gaz carbonique ambiant, en même temps qu'un volume correspondant d'oxygène et d'azote est éliminé:
- 10° Que le même phénomène se produit entre l'oxygène et l'azote; ainsi l'eau du puits artésien de Passy qui contient trèspeu d'oxygène et beaucoup d'azote, exposé à l'air, absorbe avec rapidité le premier de ces gaz, en même temps que l'azote est éliminé;
- 11° Que pour l'approvisionnement des villes, les eaux de sources ordinaires et les eaux de sources artésiennes dont la température n'est pas supérieure à 15 degrés, peuvent être utilisées à l'égal des eaux de rivières, pourvu qu'on leur ait donné le temps de se saturer suffisamment d'oxygène, d'azote et d'acide carbonique; en un mot, pourvu qu'on les utilise à unegrande distance de leur point d'émergence;
- 12° Que les eaux de sources des terrains sédimentaires et à base de bicarbonates de chaux, lorsqu'elles dissolvent le savon sans produire de grumeaux, et qu'elles sont sussissamment aérées, sont aussi bonnes que les eaux de sources des terrains graniti-

ques, qui sont généralement moins aérées, moins chargées de sels minéraux et plus riches en silice;

13 Que'la filtration des eaux douces dans les fontaines ménagères les dépouille de la totalité de leur acide carbonique libre, en formant avec la pierre calcaire poreuse et filtrante du bicarbonate de chaux;

14° Que l'on doit attribuer à cette filtration et à cette élimination de l'acide carbonique libre, la saveur légèrement fade qu'ont certaines eaux douces courantes imprégnées d'une quantité très-notable de matières organiques solubles.

### Alun à base de fer et de thallium.

#### Ray M. J. Mickale.

L'alun à base de fer et de thallium dont il a été question dans le dernier numéro, p. 24, se produit facilement quand il y a de l'alumine en présence; il contient alors de cet oxyde. Depuis ma dernière note sur ce sujet (V. ci-dessus, p. 24), j'ai obtenu des octaèdres d'alun qui contiennent Al 1/3 + Fe 2/3 et d'autres qui contiennent ces deux métaux dans un rapport inverse, c'est-à-dire Fe 1/3 + Al 2/3.

Rapport sur la question des pulpes, sucs, conserves, chocolats et électuaires, en vue de la révision du Codex, présenté à la Société de pharmacie,

Par une commission, composée de MM. Historia.

Messieurs,

Vous nous avez chargés, M. Hébert et moi, d'examiner les formules inscrites au Codex sous les dénominations de pulpes, sucs, conserves, chocolats et électraires.

Aujourd'hui nous venons nous acquitter de la mission que

vous avez bien voulu nous confier. Pour étudier ces questions, nous avons suivi la même division que le Codex. Après avoir examiné successivement les préparations des quatre chapitres, nous aurons peu de changements à vous proposer, les formules étant bien conçues. Nous soumettrons seulement à votre approbation la suppression de quelques substances qui ne sont plus employées, ou qui ne se trouvent plus dans le commerce de la droguerie.

Nous vous demanderons également d'admettre au nouveau Codex quelques formules qui ne figurent pas dans celui de 1837, et qui sont demandées journellement dans les pharmacies : ces formules ont reçu, d'ailleurs, la sanction du temps et de l'expérience.

## Des Pulpes.

Les pulpes sont toujours préparées avec des plantes ou des parties de plantes; elles en contiennent toute la substance, à l'exception de quelques parties plus dures ou plus ligneuses que l'on en sépare par le temis.

On fait, des pulpes avec des substances fraîches, en les pilant dans un mortier si le tissu est tendre et délicat, en les divisant par la râpe si elles sont compactes. Quelques unes de ces mala stances, avant d'être pulpées, sont soumises à l'action de la varpeur d'eau pendant assez de temps pour qu'elle les pénètres complétement; par son action les parties volatiles sont dissipées, d'autres se genfient ou se développent, et le produit a toujourn plus d'homogénéité que lorsqu'il a été obtenu sans contion.

Quand on veut préparer une pulpe avec une substance sèche, il devient indispensable de remollir celle-oi par la vapeur d'eau, si les matières sont naturellement pulpeuses, mais trop consistantes, il suffit de les délayer avec un peu d'eau, tiède.

Quand une matière a été réduite ainsi en une pulpo grassière, par une première opération, on l'oblige à passer à travers un tamis de crin au moyen d'une large spatule en bois. Si, l'on a besoin d'une pulpe très-fine, il est bon de passer celle-ci une fois encore à travers un tamis d'un tissu plus serré.

Les pulpes ne se conservent pas longtemps sans altération, aussi ne faut-il les préparer qu'au moment du besoin.

Nous proposons d'admettre et de préparer suivant ces indications les pulpes de :

Ciguë;
Cochléaria;
Cresson;
Roses ronges;
Tubercules de pommes de terre;
Pruneaux;
Dattes;
Casse;
Cynorrhodon;
Tamarin.

#### Des sucs.

Les pharmaciens préparent des sucs aqueux et des sucs acides.

## Des sucs aqueux.

Les sucs aqueux sont fournis par des plantes ou parties de plantes vertes; leur extraction est fort simple: on pile les plantes dans un mortier de marbre ou de bois. On soumet le tout à la presse, la clarification s'opère par la filtration à froid si le suc doit être pris en nature, et par la coagulation à chaud s'il est destiné à la préparation d'un sirop ou d'un extrait, où s'il est trop visqueux pour passer à travers le filtre. Si la plante n'est pas assez succulente ou que le suc soit trop visqueux, on lui ajoute pendant la contusion et peu à peu le huitième de son poids d'eau, pour faciliter l'extraction du suc. Si on lave les plantes, il n'est pas nécessaire de faire cette addition. Si le suc était aromatique, la coagulation devrait avoir lieu en vase clos, et l'on devrait attendre que le suc fût refroidi pour le filtrer.

Les sucs aqueux sont très-altérables. On ne les conserve point pour l'usage comme les sucs acides, si ce n'est toutefois le suc de pointes d'asperges.

## Des sucs acides.

On les prépare en brisant les cellules des fruits. On détermine l'écoulement du suc par l'expression entre les mains. On soumet le tout à la presse, s'ils sont tendres et succulents; si au contraire le tissu est compacte et serré, il faut avoir recours à la râpe.

C'est toujours par un léger mouvement de fermentation que l'on clarifie les sucs acides; on doit l'arrêter aussitôt que le suc est suffisamment éclairei. On conserve ensuite ce suc par le procédé d'Appert modifié de la manière suivante:

On met le suc dans une bassine, on le chausse à une température voisine de l'ébullition, on l'introduit encore tout chaud dans des bouteilles que l'on bouche immédiatement. On les goudronne et on les porte à la cave.

Les sucs que nous proposons d'admettre dans le nouveau Codex, sont ceux de:

Feuilles de chicorée;
Choux rouges;
Carottes;
Citrons;
Cerises;
Coings;
Épine vinette;
Framboises;
Mûres;
Groseilles;
Oranges douces;
Ameres;
Verjus;
Nerprun.

## Et parmi les sucs composés :

Le suc d'herbes Et le suc antiscorbutique.

#### Des conserves.

Les conserves sont des médicaments d'une consistance de pâte molle ou rarement solide, qui résulte de l'union du sucre avec une substance médicamenteuse ordinairement d'origine végétale.

Les conserves sont généralement des médicaments très-agréables. Pour cette raison, il faut n'en préparer qu'une petite quantité à la fois et les renouveler souvent.

Nous proposons d'admettre et de préparer, d'après les indications du Codex actuel, les

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° serie. T. XLV. (Février 1864.)

#### Pulperde concerhoden:

- de noses:
- de racine d'aunée;
- de tamarin:
- de casse.

#### CHOCOMATE

#### Chocolat de sante.

| Pr. | Cacao caraque             | 3,000 |
|-----|---------------------------|-------|
|     | Cacao maraignan           | 3,000 |
|     | Sucre en poudre grossière | 3,000 |
|     | Poudre de cannelle        | 32    |

Criblez le cacao pour en séparer les petites pierres qui s'y trouvent. Mondez-le à la main pour en séparer les graines altérées et les matières étrangères; torréfiez-le dans un brûloir en tôle sur un feu doux jusqu'à ce que le tégument s'enlève facilement; brisez les grains, séparez par ventilation les pellicules des fragments d'amandes; puis mondez à la main pour en séparer les germes et les parties altérées.

Pilez le cacao dans un mortier de fer chattifé avec du charhon jusqu'à ce qu'il soit réduit en pâte molle; ajoutez le sucre et la cannelle, et continuez de piler pour avoir un mélange uniforme. Portez le mélange sur la pierre à broyer chaude, et à l'aide d'un rouleau, faites une pâte fine que vous introduirez dans des moules de fer blanc, contenant 125 gr. on 250 gr.; puis imprimez aux moules des secousses brusques, et quand la surface du chocolat sera bien unie, laissez-le refroidir, détachezle des moules et enveloppez chaque tablette d'une feuille d'étain.

Nous proposons d'adméttre les chosolats suivants en se conformant aux indications du Codex actuel pour leur préparation.

#### Chocolat à la vanille :

- an lichen d'Islande;
- au salep;
- à l'arrowroot;
- att tapiöka.

## Chocolats ferruginaux.

| Chocolat simple:  |           |         | • • • • • • • •    | 1,000 |
|-------------------|-----------|---------|--------------------|-------|
| Sesquioxyde de fe | r hydraté | (safran | de mars apéritif). | 3ө    |

Bamollissez le chocolat dans un mortier échauffé, incorporezy la poudre ferrugineuse. Chaque gramme de chocolat contiendra 15 centigrammes de poudre ferrugineuse.

#### Des électuaires.

Les électuaires sont des médicaments d'une consistance de pâte molle composés de poudres divisées dans du sirop simple ou composé, préparé lui-même soit avec du sucre, soit avec le miel.

Il entre aussi dans beaucoup de ces préparations des extraits, des pulpes, des sels.

Toutes les suissences que l'en réunit dans un électuaire doivent être mélangées avec assez de soin pour qu'aucune ne puisse y former des grumeaux. On doit souvent reprendre les masses d'électuaires pour les remanier et les remêler, et on doit les conserver dans des vases de faïence ou de porcelaine que l'on place dans des lieux qui ne sont ni trop humides ni trop chauds.

Nous proposons d'admettre et de préparer suivant les indications du Codex actuel les électuaires suivants :

> Thériaque; Diascordium; Catholicum; Léntif; Dentifrice.

## Électuaire de copahu composé.

| Copaha            |   |   | ٠ | •  |   | •  | ٠ | • | • | • | • | 100 |
|-------------------|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Cabèbe en poudre: | • | • | • | ٠. | • | ٠. | • | • |   |   | • | 100 |
| Cachon en pondre. |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   | 100 |

Mêlez exsetement le cepahu avec le cachou, ajoutez par parties le cubèle; et faites un électuaire bien homogène.

## Éloctuaire de copahu ferré.

| Copahu                 |      | •   | • | •  |    | •  | •  | •  | • | • | •  |    | •  | • |     | •  | 100 |
|------------------------|------|-----|---|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|---|-----|----|-----|
| Cubèbe en poudre       |      |     |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |   |     |    | 166 |
| Magnésie carbonatée.   |      |     |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |   |     |    | 6   |
| Sesquioxyde de fer hyd | l uz | ate | ( | SA | fr | an | ľĠ | le | п | a | rs | 21 | ρé | ń | tif | ). | 30  |

Mèlez exactement le copahu avec la magnésie; ajoutez la poudre ferrugineuse et le cubèbe par parties, et faites un électuaire bien homogène.

## Sociétés sapantes.

## ACADÉMIE DES SCIENCES.

## Rapport sur le procédé de gravure de M. VIAL.

M. Vial a présenté à l'Académie un mémoire ayant pour titre: Recherches sur les précipitations métalliques ou Essai de reproduction des anciennes gravures, précédé et suivi de nouveaux procédés de gravure, travail qui a été renvoyé à l'examen d'une Commission composée de MM. Dumas, Regnault, et Becquerel rapporteur.

Bien que ces procédés aient été brevetés, néanmoins votre Commission a pensé que, l'un d'eux reposant sur une propriété électro-chimique qu'elle croit ne pas être connue, elle devait en entretenir l'Académie sans se prononcer sur le mérite artistique de ce procédé, dont nous ne sommes pas juges compétents.

Voici la description du procédé: on transporte sur acier une gravure ou un dessin à l'encre grasse, ou bien on dessine sur la planche avec la même encre. La planche est plongée dans un bain d'une dissolution saturée de sulfate de cuivre, additionnée d'une petite quantité d'acide nitrique; cinq minutes après, on retire la planche, on la lave, on enlève avec de l'ammoniaque le cuivre déposé, et la gravure est achevée; les traits du dessin sont en creux. Dans les procédés ordinaires de gravure sur métal, les corps gras qui forment le dessin préservent ce métal, dans les parties qu'ils recouvrent, de l'action corrosive des agents chimiques: on a ainsi une gravure en relief. Dans celui de M. Vial, on a immédiatement une gravure en creux. Un effet semblable a lieu en dessinant au crayon à

la mine de plomb, au pastel, ou en laissant se former sur l'acier des points de rouille. Il n'est guère possible d'imaginer un procédé de gravure plus simple.

Essayons d'expliquer les effets produits. Lorsqu'une plaque d'acier, sur laquelle se trouve un dessin à l'encre grasse, est plongée dans une dissolution saturée de sulfate de cuivre contenant une petite quantité d'acide nitrique, la partie de la surface qui n'a pas recu d'encre grasse se recouvre immédiatement de cuivre métallique, dont les parties ont peu d'adhérence entre elles, par suite des actions combinées sur l'acier de l'acide nitrique et du sulfate de cuivre. La dissolution métallique pénètre en même temps, peu à peu, au travers de la matière grasse, par imbibition, et arrive sur le métal alors que le couple voltaique cuivre et acier est constitué; le cuivre déjà déposé est le pôle négatif, et l'acier non encore attaqué le pôle positif. La décomposition du sulfate de cuivre devient alors électro-chimique; l'acier positif est attaqué par les acides sulfurique et nitrique, d'autant plus profondément que la couche d'encre est plus épaisse; le cuivre qui provient de la décomposition est rejeté sur les bords et finit par soulever l'encre de manière à former un dessin en relief en cuivre, que l'on dissout avec l'ammoniaque. Les effets produits ont cela de remarquable que la gradation des creux représente exactement celle des teintes du dessin; de sorte que la gravure en est la représentation fidèle. Nous nous sommes assurés, du reste, et cela nous suffisait, que le procédé de M. Vial, essayé par des artistes compétents, leur avait semblé très-digne d'attention sous le rapport de l'art.

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que les traits les plus légers à l'encre, qui sont les premiers traversés par la dissolution, sont ceux au-dessous desquels l'action a le moins d'énergie et où elle cesse bientôt après, quand le cuivre déposé sur les bords s'est étendu de manière à recouvrir les points attaqués. En un mot, l'action paraît d'autant plus lente à s'effectuer et les effets plus prosonds, que la couche d'encre est plus épaisse. C'est dans ces effets que consiste l'efficacité du procédé de gravure de M. Vial, dont l'Académie pourra apprécier l'importance en voyant les épreuves d'un certain nom-

bre de planches gravées, dont plusieurs l'ont été sous nos yeux et que nous déposons sur le bureau.

Votre Commission propose en conséquence à l'Académie de remercier M. Vial de sa communication et de donner son approbation à l'application qu'il a faite pour la gravure sur acier d'une propriété dont on n'avait pas encore observé les effets et qui peut rendre d'utiles services aux arts.

## Examen, chimique de l'heile valatile de muscade.

#### Par M. J. CLOEZ.

La noix muscade doit son odeur aromatique et ses propriétés excitantes à une huile volatile assez abondante qui n'a pas encore été étudiée chimiquement.

Pour extraire cette huile, on peut faire bouissir la muscade concassée avec de l'eau, dans un alambic ordinaire; mais on n'obtient par ce procédé qu'une partie de l'essence contenue dans le fruit. Un moyen préférable, consiste à traiter la noix muscade, réduite en poudre grossière, par le sulfure de carbone ou l'éther sulfurique, dans un appareil à épuisement quelconque, à chasser ensuite le dissolvant employé par la distillation au bain-marie et à chausser le résidu butyreux de l'évaporation à 200 degrés au bain d'huile, ou mieux encore à saire arriver dans ce résidu un courant de vapeur qui, en entraînant toute l'essence l'amène dans un récipient refroidi où elle se condense.

L'essence de muscade ainsi préparée ne constitue pas une espèce chimique définie; soumise à l'action de la chaleur dans une cornue, elle commence à bouiffir vers 160 degrés; le thermomètre monte assez rapidement à 168 degrés où il reste l'ongtemps stationnaire, sinalement il s'élève jusqu'à 210 degrés.

Il passe environ les 18 du poids total du liquide au-dessous de 175 degrés; le produit distillé a toutes les propriétés d'un hydrocarbure que l'on obtient tout à fait pur en le traitant d'abord à froid par quelques fragments de potasse caustique et en le distillant ensuite sur une petite quantité de sodium pour

Le débarrasser des traces d'un composé oxygéné qui en altère sensiblement la pureté.

L'essence rectifiée est un liquide incolore très fluide que ne concrète pas un froid de — 18 degrés; sa densité à l'état liquide est égale à 0,8533 à 15 degrés; la densité de sa vapeur prise à 244 degrés a été trouvée égale à 4,866; elle bout régulièrement à 165 degrés et distille entièrement sans éprouver aucune altération; elle dévie le plan de polarisation des rayons lumineux vers la gauche; son pouvoir rotatoire moléculaire est égal à — 13°,5.

Elle a une odeur qui rappelle celle de la muscade; quand elle est délayée, cette odeur se rapproche de celle de l'essence de citron; sa saveur est âcre et brûlante.

La composition de l'essence de muscade est la même que celle de l'huile volatile de térébenthine; l'analyse élémentairs a fourni 87,664 de carbone et 11,814 d'hydrogène pour 100 parties du liquide; la composition de l'huile volatile de térébenthine donne aussi pour 100 parties 88,2 de carbone et 11,8 d'hydrogène. La détermination de la densité de vapeur a servi de contrôle à la formule C<sup>20</sup> H<sup>16</sup> qui représente cette composition; en effet, l'expérience a donné le nombre 4,866 pour cette densité, et le calcul conduit au nombre 4,7144 pour la densité théorique de C<sup>20</sup> H<sup>16</sup> représentant 4 volumes de vapeur.

Exposé à l'air dans une cloche sur le mercure, l'huile volatile de muscade absorbe lentement l'oxygène en perdant de sa fluidité; elle est attaquée vivement par le chlore avec dégagement d'acide chlorhydrique; elle se transforme en un produit chloré visqueux, non cristallisable; le brome egit comme le chlore.

L'emudissont une petite quantité d'huile volatile de muscade; d'alond absolu la dissont complétement. Un mélange d'essence, d'alcool et d'acide nitrique, abandonné à dui-même pendant quatre mois, n'a pas fourni de cristaux d'hydrate; d'est un pressier caractère chimique qui distingue cette sesence de l'huile volatile de térébenthine.

L'acide azotique attaque violemment l'essence de muscade : il y a dégagement de vapeurs rutilantes, et le produit final de

la réaction renferme de l'oxalate d'ammoniaque et plusieurs composés qui n'ont pas été examinés.

L'acide sulfurique concentré dissout l'essence en se colorant en brun; si l'on chauffe le mélange, il se dégage de l'acide sulfureux

En faisant arriver lentement un courant de gaz chlorhydrique dans l'essence froide, l'acide est absorbé en grande quantité; il y a combinaison et formation d'un chlorhydrate bien défini, mais on n'obtient pas de chlorhydrate solide comme avec l'essence de térébenthine; c'est encore un caractère chimique distinctif qu'il est bon de noter.

Cette combinaison chlorhydrique liquide bout à 194 degrés, et distille à cette température sans éprouver d'altération à l'état de pureté. C'est un liquide fluide, incolore, doué d'une odeur aromatique peu agréable, analogue à celle du camphre solide de térébenthine; il est plus léger que l'eau, sa densité à 15 degrés est égale à 0,9827; il n'exerce aucune action sur le plan de polarisation de la lumière.

Sa composition doit être représentée par la formule '

## C20 H16, HCl. -

C'est donc un monochlorhydrate résultant de la combinaison de volumes égaux de l'hydracide et de l'hydrocarbure supposé gazeux. Les résultats numériques trouvés par l'analyse élémentaire confirment cette formule.

Le chlorhydrate de l'huile volatile de muscade se décompose très-lentement à la température de 160 degrés; par une solution alcoolique de potasse, il se forme du chlorure de potassium, de l'eau, et l'hydrocarbure primitif se trouve régénéré; le monosulfure de potassium en dissolution dans l'alcool se décompose de même sans former le composé sulfuré C<sup>20</sup> H<sup>16</sup>, HS; avec l'ammoniaque il est également décomposé sans formation d'aucun produit azoté.

En résumé, l'huile volatile de muscade est un produit bien défini, isomère de l'essence de térébenthine, avec laquelle on ne doit cependant pas la confondre, car elle en diffère complétement par plusieurs caractères chimiques importants. L'hydrocarbure retiré de l'essence de thym et désigné sous le nom de thymène s'en rapproche davantage; mais comme il paraît être sans action sur le plan de polarisation de la lumière, on ne peut pas admettre non plus, dans l'état actuel de la science, l'identité de ce produit avec celui que nous avons examiné.

## Note sur la purification de l'acide oxalique.

#### Par M. E.-J. MAUMENÉ.

La préparation de l'acide oxalique pur est indiquée par quelques auteurs d'une manière inexacte. On recommande d'employer la méthode générale des cristallisations répétées, en remplaçant l'eau mère par de l'eau distillée. Les derniers cristaux seraient les plus purs.

C'est le contraire qui a lieu: pour peu que l'acide renferme d'alcali, les cristaux successifs deviennent de plus en plus riches, et il est facile de le comprendre en songeant à la moindre solubilité des oxalates acides. En voici du reste la preuve.

Un kilogramme d'acide oxalique ordinaire a été dissous dans 3 litres d'eau distillée chaude. La solution filtrée donne par refroidissement d'abondants cristaux déjà très-blancs. J'ai voulu employer ces cristaux pour préparer l'acide oxalique normal de M. Mohr, et j'en ai fait dissoudre 63 grammes pour 1 litre. La température était froide (—3°,2), et le lendemain des cristaux s'étaient déposés. 4",15 de ces cristaux, égouttés sur du papier seulement, ont laissé par calcination 0,64 de KO,CO<sup>2</sup>. On avait agi en réalité sur 3",74 de cristaux secs, et ce résidu de 0,64 est à peu près le seizième de ce qu'aurait laissé du quadroxalate pur, 1 de KO se trouve en présence de 36 fois son poids de C<sup>2</sup>O<sup>3</sup>.

On prit alors des cristaux du dessus de la masse: 4<sup>sr</sup>,95 de ces cristaux donnent encore 0,047 KO,CO<sup>2</sup>, c'est-à-dire  $\frac{1}{105}$  du poids total, ou 1 de KO pour 88 de C<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

Ainsi, bien évidemment, les premiers cristaux déposés sont les plus riches en alcali.

Toutefois la masse cristalline est dissoute dans de l'eau pure de manière à donner par refroidissement de nouveaux cristaux 3<sup>17</sup>,99 de ces cristaux bien séchés laissent par calcinatiou 0,40 de KO,CO<sup>2</sup>. C'est un peu plus de 1 du poids total, et c'étaient les cristaux supérieurs.

Ainsi la cristallisation nouvelle dans de l'eau pure ne conduit pas à une purification de l'acide.

Alors on examina la première eau mère très-colorée en jaune. L'évaporation spontanée y avait produit de beaux cristaux. 5°,81 de ces cristaux ont laissé 0,010 de sulfate de chaux mêlé de fer n'ayant pas la moindre action sur le tournesol rouge.

Par une cristallisation dans l'eau distillée la purification est déjà presque complète. 2<sup>ex</sup>,156 de cristaux bien secs ont laissé 0.002 de résidu non alcalin.

Le procédé pour obtenir l'acide pur consiste donc à faire dissoudre l'acide ordinaire dans assez d'eau pour ne donner que 10 à 20 pour 100 de cristaux, suivant le degré d'impureté. On mettra de côté ces premiers cristaux. On fera évaporer l'eau mère, et, en soumettant les cristaux qu'elle peut produire, à deux ou trois cristallisations successives, on aura l'acide oxalique bien pur d'oxalate alcalin.

## Action de l'oxygène sur les animaux.

## Par MM. Demarquar et Leconte.

Lorsque les propriétés si remarquables du chloroforme furent découvertes et que la puissance de cet agent, à la fois merveilleux et terrible suivant la belle expression de M. Flourens, furent démontrées, il était naturel de penser que les médecins et les chirurgiens chercheraient à faire pénêtrer par la voie pulmonaire des agents puissants capables d'imprimer à l'organisme malade une modification heureuse. Il n'en fut rien : les efforts tentés eurent presque tous le même but, celuï de chercher un succédané à l'éther et au chloroforme. Il eût été naturel cependant de revenir sur les travaux entrepris à la fin du siècle dernier par les médecins et les physiciens de cette époque. La découverte des éléments constitutifs de l'atmosphère, et celle de l'oxygène en

particulier, excitèrent parmi les médecins les plus vives espérances: la propriété essentielle de l'air vital, de rallumer les corps en ignition, porta quelques médecins, tant en France qu'à l'étranger, à voir dans cet agent le spécifique de la phthisie. Mais bientôt les espérances furent complétement décues, et Fourcroy fit promptement justice, dans un mémoire resté célèbre. de faits mal observés. Cependant à la même époque, en Angleterre, Bedoès et Davy avaient retiré de l'application de l'oxygene des résultats remarquables dans des maladies différentes de la phthisie. Depuis, plusieurs médecins eurent recours à l'air vital. M. Pravaz, de Lyon, dans son ouvrage sur l'air comprimé, démontra que les effets si curieux qu'il obtenait étaient dus le plus souvent à l'oxygène. Par suite de recherches persévérantes sur les gaz, auxquelles nous nous livrons depuis quelques années. nous avons dû recourir à l'application de l'oxygène tant sur l'homme sain ou malade que sur les animaux : c'est le résumé succint de ces recherches que nous nous proposons de faire connaître à l'Académie des sciences. Avant d'appliquer l'oxygène à l'homme sain ou malade, nous avons fait un grand nombre d'expériences sur les animaux, dans le but : 1° d'établir que ces derniers, ainsi que l'ont constaté MM. Regnault et Reiset, peuvent respirer l'oxygène pendant un temps plus ou moins long sans danger pour leur santé; 2º d'étudier l'influence que l'air vital exerce sur l'organisme dans lequel'il a été introduit, soit directement par la respiration, soit en l'injectant dans le systeme veineux; 3° de déterminer le temps pendant lequel les animaux peuvent vivre dans l'oxygène; 4º enfin d'étudier les désordres pathologiques qu'entraîne la mort survenue après un séjour démesurément prolongé dans l'oxygène. Il eût été, en effet, téméraire d'agir sur l'homme, sans avoir éclairé notre marche par des recherches physiologiques sur les animaux. Il résulte de nos expériences que les chiens peuvent respirer pendant longtemps de 30 à 40 litres d'oxygène et au delà, sans témoigner après ces inhalations autre chose qu'une vive gaieté et un grand développement de leur appétit. Mais il était important de savoir quelle modification l'oxygène, ainsi respiré, faisait subir à l'organisme. Pour arriver à ce résultat, nous simes à des chiens de vastes plaies dans la région axillaire, et, lorsque celles-ci furent en voie de guérison, nous soumimes nos animaux à l'action de l'air vital. Il fut alors facile de constater : 1° l'injection vive de la plaie: 2º l'écoulement d'une sérosité transparente à la surface de cette plaie: 3º la continuation de l'expérience amenait une grande quantité de petites pétéchies ou ecchymoses. L'oxygène respiré avait donc une action puissante sur les plaies. Il était curieux de savoir si l'oxygène injecté dans le système veineux donnait le même résultat que lorsqu'il était introduit par la voie pulmonaire: nous fîmes à ce sujet une série d'injections par la veine jugulaire externe, et nous constatâmes les mêmes phénomènes. Ces expériences demandent à être faites avec soin. sans quoi elles amènent la mort de l'animal, ainsi que l'a vu Nysten, par la distension des cavités droites du cœur, et par la présence d'un sang spumeux dans les branches de l'artère pulmonaire. Un fait curieux qui ressort de nos études, c'est qu'il est facile d'injecter dans le système veineux une grande quantité d'oxygène, en prenant la veine cave au-dessous du foie ou la veine porte comme siège de l'expérience. Par cette voie nous avons pu injecter près de deux litres d'oxygène, sans tuer l'animal, et sans que le sang veineux dans lequel nous faisions passer cette grande quantité de gaz fût en rien modifié dans sa couleur; la rate seule, comme si elle était un organe d'hématose, prit une teinte rouge écarlate; toutes les veines abdominales devinrent turgescentes, comme si, sous l'influence de l'oxygène, la masse sanguine se fût accrue. Nous savions, par les expériences de Bedoes et Broughton, et par celles plus récentes de MM. Regnault et Reiset, que des animaux pouvaient vivre longtemps dans une atmosphère d'oxygène: mais ce qu'il était important d'étudier, c'était de déterminer quelles modifications le sang et tout l'organisme des animaux mis en expérience avaient subies, choses qui avaient été incomplétement étudiées par les deux auteurs anglais que nous avons cités plus haut. Il résulte de ces recherches : 1º que les lapins out vécu de quatorze à dix-sept heures dans de l'oxygène; 2° qu'à la mort des animaux nous trouvions tout le système musculaire extrêmement turgescent; 3° que le système veineux et le système artériel avaient conservé leur coloration normale, contrairement à l'opinion de Broughton; 4° qu'aucun organe, quelque vasculaire qu'il fût, n'était le siège

ni d'inflammation ni de gangrène, contrairement à l'assertion de Bedoès; 5° que le système musculaire avait pris une teinte rosée toute particulière (1).

### Recherches sur l'isomorphisme. Il n'existe ni pyroarséniates, ni métagraéniates.

#### Par M. E .- J. Maunené.

On a appelé loi de l'isomorphisme un principe que M. Mitscherlich avait cru pouvoir établir dans les termes suivants :... Lorsque les acides et les bases sont combinés au même degré de saturation. « non-seulement ils partagent la même forme cris-« talline, mais ils ont tout à fait les mêmes propriétés chimi-" ques (2). » Plus tard, M. Mitscherlich insista sur cette pensée : « Chaque arséniate, » dit-il, « a un phosphate qui lui « correspond, composé d'après les mêmes proportions, combiné « avec les mêmes atomes d'eau de cristallisation, et qui, en « même temps a les mêmes qualités physiques; en un mot, ces « deux séries de sels ne diffèrent en rien, si ce n'est que le « radical de l'acide d'une série est du phosphore, et celui de « l'autre de l'arsenic (3). » Ce dernier membre de phrase si catégorique a été admis comme l'expression d'une loi naturelle, et aujourd'hui encore les ouvrages les plus récents se soumettent à cette prétendue loi, « Il est probable, » disent MM. Pe-« louze et Fremy, « que ces sels ( les arséniates) éprouvent, « lorsqu'on les chauffe, les mêmes modifications que les phos-« phates. »

Il n'en est rien, l'arséniate de soude ne donne jamais ni pyroarséniate, ni métaarséniate. Soumis à un feu violent, d'une manière brusque ou ménagée, ou pendant de longues heures, il n'éprouve pas la plus légère modification au point de vue

<sup>(1)</sup> Les expériences sur lesquelles s'appuie ce mémoire seront publiées intégralement dans notre ouvrage sur les gaz.

<sup>(2)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 2 série, t. XIV, p. 173.

<sup>(3)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 2º série, t. XIX, p. 357.

qui nous occupe. Dissous dans l'eau, puis mêlé avec une solution d'argent, il donne toujours l'arséniate rouge brique AsO<sup>5</sup>.3AgO.

J'ai préparé de l'acide arsénique par la méthode de Gay-Lussac; cet acide, neutralisé par du carbonate de soude et soumis à l'évaporation, donne, par rafroidissement, une masse confuse; après avoir fait égoutter sur un filtre on reprend par l'eau; cette seconde solution, convenablement concentrée, donne de beaux cristant de la formule.

1,5545 d'arséniate perdent au rouge 0,854 d'eau em 55,58 pour 100, 2,1\$5 = 1,204 = = 55,87 = 2,1\$6 correspondent à 55,93, 24 donneraient 54,06.

M. Setterberg a déjà constaté ces résultats. Je les donne surtout pour bien établir les conditions de mes expériences.

J'ai soumis ces cristaux à une honne chaleur rouge; la matière fondue, dissoute et versée dans l'anotate d'argent, donne un précipité de la muance connue; lavé, séché, cet assémate donne:

L'arséniate de soude fond au-dessous de 100 degrés; maintenu longtemps à cette température, il se prend en une masse gommeuse que l'agitation solidifie, et qui ressemble alors pour la consistance à de l'acide stéarique. J'ai entretenu le sel pendant plusieurs jours dans cette situation. Au bout de ce temps j'ai précipité par l'azotate d'argent: l'arséniate est rouge brique et donne:

Pour 0,462. . . . 0,430 Cl Ag ou 75,11 pour 100 AgO; le sel a été chauffé vivement jusqu'au rouge, il a encore donné les mêmes résultats :

Pour 0,645. . . . 0,600 Cl Ag ou 75,2 pour 100 AgQ.

J'ai conservé de l'arséniate de soude à la chaleur rouge pen-

dant plusieurs jours dans un four de verrerie; ses propriétés n'ont pas changé. Pour varier autent que possible les conditions d'expérience, je l'ai mêlé d'acétate d'argent au lieu d'azotate. Le précipité rouge brique a toujours présenté la même composition:

L'espérance d'obtenir l'acide métaarsénique semble s'offrir en employant l'arséniate de potasse AsO'.KO.2HO. J'ai préparé ce sel, tantôt avec de l'acide obtenu par la méthode Gay-Lussac, tantôt avec de l'acide fait par l'acide arsénieux et l'eau régale. L'arséniate de potasse bien cristallisé m'a donné:

La formule donne

Ce sel a été soumis à la chaleur rouge en variant les conditions comme pour l'arséniate de soude, mais le résultat final est demeuré constant.

J'ai essayé de varier les circonstances de la préparation de l'acide arcénique d'une autre manière. Après avoir avoir préparé de l'arséniate de baryte, je l'ai soumis à une forte chaleur rouge et je l'ai décomposé par l'acide sulfurique très-concentré et chaud.

On obtient l'arcéniate de baryte en beaux cristaux micacés, lorsqu'on mêle 25 grammes d'arséniate de potasse (As O<sup>3</sup>. KO. 2HO) avec 28°,5 de chlorure de barium (2Ba Gl. 2HO). Les liqueurs tièdes ne donnent audun précipité; mais par le refroidissement le sel se déposé en écailles brillantes. En voici la composition:

Ces résultats sont représentés par la formule

As O5. 2Ba O . HO . HO.

En esset, cette formule donne:

|                   |     |        | 1 rouve. |       |  |  |  |  |
|-------------------|-----|--------|----------|-------|--|--|--|--|
| As O <sup>8</sup> | 115 | 38,99  |          | _     |  |  |  |  |
| 2BaO              | 153 | 51,86  | 51,43    | 51,33 |  |  |  |  |
| 3НО               | 27  | 9,15   | 9,11     | 9,26  |  |  |  |  |
|                   | 295 | 100,00 |          | •     |  |  |  |  |

Le sel, soumis pendant longtemps à la chaleur rouge, a été arrosé de la quantité d'acide sulfurique à très-peu près égale à 2 équivalents, et la masse a été conservée chaude pendant quatorze heures. On a neutralisé par du carbonate de soude, et précipité par l'azotate d'argent. L'arséniate est encore rouge brique et donne 75 pour 100 AgO.

Enfin j'ai préparé de l'arséniate de plomb, et l'ai soumis au même traitement. Les résultats sont restés les mêmes.

# Revue Pharmaceutique.

Moyen de se procurer du bismuth; par M. BALARD.

Le haut prix qu'a atteint le bismuth depuis quelques années, a donné à M. Balard l'idée de rechercher ce métal dans le vieux matériel des imprimeurs. Le bismuth entrait dans la composition de l'alliage pour les caractères d'imprimerie lorsqu'il était dans des conditions de prix abordable.

Voici le procédé que propose M. Balard pour cette opération d'analyse industrielle :

1º Dissolution dans l'acide azotique, de manière à transformer tout l'étain en acide métastannique qu'on isole par le filtre de la dissolution acide des nitrates de plomb et de bismuth; on lave à l'eau acidulée, on dessèche et l'on réduit par le charbon.

- 2° Dans la liqueur, neutralisée autant que possible, on plonge des lames de plomb qui précipitent tout le bismuth à l'état métallique; on dessèche et l'on fond sous une influence réductrice.
- 3º On précipite le plomb de la dernière liqueur par du carbonate de soude; on isole, on lave, on dessèche et on réduit par le charbon.

Ce mode d'opérer donne les trois métaux à l'état métallique; il peut subir quelques modifications destinées à les isoler sous une autre forme, suivant les circonstances de placement des produits. Pour obtenir le sous-nitrate de bismuth dans un grand état de pureté, il suffit, ainsi que M. Balard s'en est assuré, de neutraliser la liqueur contenant les nitrates solubles et d'étendre de beaucoup d'eau, naturellement exempte de carbonates, chlorures ou sulfates. En neutralisant de nouveau et étendant d'eau, on isolerait par plusieurs opérations de ce genre, à l'état de blanc de bismuth, la plus grande partie de ce métal. (Journ. de techn.)

## De la transformation du sucre en glucose par la chaleur; par M. Émile Monier.

Les expériences de M. Monier ont été faites sur des sirops de canne et de betterave préparés avec des sucres de même nuance. Ces sirops, placés dans des matras de même capacité, ont été soumis à une ébullition régulière pendant dix heures, et l'eau évaporée était exactement remplacée de manière à maintenir le même niveau dans les deux matras. Les sirops, après cette ébullition prolongée, ont été ensuite analysés par la liqueur de Felhling; ils ont donné les résultats suivants:

| Sirop de sucre de canne.                    | Sucre<br>cristallisable. | Sucre<br>incristallisable |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Avant l'ébullition                          | 61,3                     | 1,7                       |
| Après une ébullition de 10 heures           | 35,o                     | 28,0                      |
| Journ. de Pharm. et de Chim. 3° série. T. J | KLV. (Février 1864       | .) 11                     |

| Sirop de suere de canne.           | Sucre<br>cristallisable. | Sucre<br>intristallicable. |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Avant l'ébullition                 | 61,8                     | <b>6</b> ,0                |
| Après que éballition de so houres. | 60,9                     | 151                        |

Il s'est donc produit pendant ces expériences vingt-six fois plus de glucose dans le sucre de canne (Martinique) que dans celui de betterave, et, par une ébullition de dix-huit heures sentement, le sucre de canne, soumis à l'essai, s'est complétement transformé en glucose. Quant au sucre de betterave, sa transformation complète en sucre incristallisable exigeralt une ébullition beaucoup plus prolongée.

La transformation si rapide du sucre exotique en mélasse est due à une petite quantité d'acide libre que renferment toujours ces sortes de sucres. Cet acide se trouve quelquéfois en quantité très-notable; ainsi, dans les expériences de M. Monier, il a fallu jusqu'à 1".4 de chaux pour neutraliser l'acide de 1,000 grammes de sirop à 35° Beaumé; en recommençant en effet ses expériences, en rendant le sucre légèrement alcalin, il a trouvé que la proportion de glucose avait été cinq fois moins grande que précédemment.

## Sur la composition de la banane du Brésil; par M. Corenwinder.

M. Boussingault, dans son Traité d'économie rurale, a déjà indiqué la nature des éléments qui entrent dans la composition de ce fruit, mais il n'en a pas fait une analyse quantitative. M. Corenwinder a soumis de nouveau à l'analyse la banane, et voici, d'après ses recherches, la composition chimique de ce fruit dépouillé de sa cosse :

| Eau                                   | 4,820<br>0,200<br>0,632<br>19,657 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 300.000                           |

M. Gorenwinder suppose que dans les bananes qui murissent sur l'arbre qui les produit, il n'y a que du sucre de canne : ce suit peut être vérifié par les chimistes qui habitent les régions équinoxiales (1).

La quantité d'albumine végétale a été déterminée par deux dosages d'azote, qui ont donné des résultats parfaitement con-

Les cosses de la banane mure donnent par l'incinération des matières fixes contenant beaucoup de potasse et des chlorures. Ges cendres ont la composition suivante:

| Carbonate de potasse                                  | 47.98  |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Carbonate de soudie                                   | 6,58   |
| Chlorure de potassium.                                | 25,18  |
| Phosphata da possese at de sonde, traces de suffate . |        |
| Charbon.                                              | -      |
| Chaux, silice, phosphates terreux, fer, etc           |        |
|                                                       | 100,00 |

Ces cendres, comme on le voit, sont très-riches en carbonate de potasse et en chlorure de potassium, deux sels qui ont une cartaine valeur dans le commerce.

Sur les tuyaux de plamb destinés à des conduites d'esu; par M. Schwartz.

Depuis longtemps on a signalé les dangers que présentent les tuyaux de plomb si fréquemment employés comme conduites d'eau.

On sait que lorsque l'eau est calcaire, les tuyaux ne sont guère attaqués et l'eau reste exempte de plomb, effet attribué non sans raison à l'insolubilité et à la cohérence du carbonate de plomb basique, qui ne tarde pas à revêtir la surface intérieure de ces tuyaux.

<sup>(1)</sup> M. Buignet a reconnu (expériences sur le fruit du bananier, Anueles de chimie et de physique, 3° série, t. LXI, p. 290) que la matière sucrée est exclusivament constituée par du sucre de canne, tant qu'elle se forme sous l'influence de la végétation, mais que dans les bananes mûries en dehors de l'arbre, on trouve une quantité considérable de sucre interverti.

Mais lorsque l'eau est pure, ou du moins lorsqu'elle ne renferme pas de carbonate de chaux en solution, le plomb avec tequel elle se trouve en contact est rapidement et fortement attaqué; l'eau se charge de quantités assez notables d'oxyde de plomb pour exercer une influence très-nuisible sur la santé.

Très-souvent les appareils distillatoires d'eau de mer, dont d'usage tend à se répandre de plus en plus sur les vaisseaux pour fournir l'eau douce servant à la consommation de l'équipage, contiennent des tuyaux et des serpentins en plomb. L'eau distillée qu'ils fournissent alors a été trouvée fréquemment assez chargée de plomb pour occasionner de sérieux accidents et exercer une influence des plus désastreuses sur la santé des hommes qui s'en servent comme boisson.

D'après M. Schwartz, une opération très-simple suffit pour parer aux dangers des tuyaux de plomb. On n'a qu'à remplir préalablement ces tuyaux d'une solution assez concentrée d'un sulfure alcalin, et à prolonger le contact pendant dix à quinze minutes. Il se forme à la surface du plomb une couche de sal-fure de plomb qui, d'après M. Schwartz, agit comme un vernis parfaitement protecteur, et empêche complétement toute réaction ultérieure de l'eau sur le plomb.

Cette observation est d'une importance pratique assez grande pour mériter d'être répétée et vérifiée avec le plus grand soin (Rept. de ph.).

# Appareil pour retirer l'argent des eaux de lavage de la photographie; par M. Shaw.

Les photographes emploient tout l'argent qu'ils consomment sous la forme d'azotate, et, d'après les expérimentateurs les plus instruits, il n'entre pas dans l'image la dixième partie de l'argent qu'on emploie dans l'opération. M. le professeur Seely affirme même que cette quantité n'est pas d'un centième. Pour éviter cette perte, voici le procédé que propose M. Shaw:

On place un vase sous le bec ou l'égout de l'évier du laboratoire, de manière que toutes les eaux employées à laver les plaques ou autres manipulations photographiques puissent le traverser. Ce vase contient une certaine quantité d'une substance propre à décomposer le sel d'argent qui est tenu en solution dans l'eau, et à former un composé insoluble, qui tombe par conséquent au fond. La substance proposée par M. Shaw est le protosulfate de fer, disposé de façon à pouvoir se dissoudre en quantité proportionnelle au volume de la liqueur qui traverse l'appareil.

Le vase destiné à recevoir les eaux résultant des manipulations photographiques doit être en verre, en porcelaine ou en bois,

Le sel de fer est placé dans un compartiment formé par une cloison, tandis que l'eau qui contient le sel d'argent tombe sur le côté opposé de cette cloison et s'élève peu à peu sur le fond d'un diaphragme incliné, jusqu'à ce qu'elle atteigne une hauteur suffisante pour s'écouler à travers la toile métallique qui constitue une portion de cette cloison, et soit alors mise en contact avec le sel de fer. Ce sel est donc dissous et se mélange à l'eau, qui, peu à peu, s'est élevée jusqu'à la hauteur de la petite branche d'un siphon par laquelle elle s'écoule dans la partie inférieure du vase. Le sel d'argent est décomposé, et aussitôt l'argent se dépose sur le fond du vase, tandis que les sels solubles s'écoulent au dehors par un orifice ménagé à cet effet.

Afin d'être certain qu'aucune portion de l'argent n'est entrainée par cette eau qui s'écoule, on fait descendre celle-ci au-dessous d'une cloison, puis remonter avec son évacuation au travers du tamis; et comme les tamis peuvent s'obstruer, on dispose au travers un tube, afin de ne pas interrompre l'écoulement du liquide. Quand cette obstruction a lieu, on interrompt l'opération et on nettoie le tamis.

Ces tamis sont suspendus librement dans le vase, de manière à pouvoir être enlevés facilement pour les nettoyages, et le diaphragme interne, avec le siphon, est également monté sur un anneau mobile.

Afin de rendre la réduction du sel d'argent plus rapide, M. Shaw conseille d'ajouter une petite quantité de chlorure de sodium dans le compartiment où est placé le sel de fer.

Liquide contre la piqure des vipères.

Ce liquide peut remplacer avec avantage l'alcali volatil, dont les chasseurs et les cultivateurs font un si fréquent usage contre la piqure des vipères; il peut être mis sans inconvenient entre les mains de tout le monde; il est composé d'une solution d'iode (1<sup>17</sup>,25) et d'iodure de potassium (4 grammes) dans 50 grammes d'eau.

Pour favoriser son introduction dans la plaie, M. le docteur Viaud-Grandmarais a imaginé un petit flacon fermant à l'émeri, dont le bouchon, long et conique inférieurement, baigne dans le liquide. Au moyen de ce bouchon, on peut faire pénétrer la substance médicamenteuse par gouttes jusqu'au fond des plaies agrandies.

Ce flacon remplace avec avantage celui d'alcali volatil dont se munissent ordinairement les chasseurs,

Sur les cigarettes arsenicales; par M. Montane de Moissac.

Les cigarettes arsenicales ne semplissent le but qu'on se propose qu'autant que le sel employé est uniformément répanti dans le papier. Le but n'est pas atteint si l'on étend la diqueur au moyen d'un pinceau, ou si, après avoir plongé la fesible de papier dans la dissolution, on la fait sécher en la suspendant. Il arrive en effet, dans ce cas, que la partie inférieure du papier reste plus longtemps humide que la supérieure, par l'accumulation d'une plus grande quantité de liquide, par conséquent cette même partie senforme, après dessionation, une plus grande quantité de sel arsenical.

Ayant constaté, à diverses reprises, les inconvénients de ce made d'opérer, M. Montané s'est arrêté au suivant, qui consiste simplement à peser le papier que l'on went préparer, à l'étendre sur une femille de verre parfaitement honizontale, à l'arroser goutte à goutte avec la dissolution amenicale jusqu'à ce qu'il soit entièrement mouillé, à de laisser sécher sur place. Le papier ainsi desséché, M. Montané le pèse de nouvern pour connaître la quantité de sel absonbé, et il de divise ensuite en rectangles, de telle manière que chacun d'eux renferme la quantité de sel prescrite.

## Sirop de pepeine.

Pr. Pepsine médicinale. . . . . . 25
Eau distillée. . . . . . . . . . . 50

Triturez dans un martier la pepsine avec l'eau distillée; mettez le mélange dans un matras que vous tiendrez au bain-marie (ne dépassant pas 40 degrés) une couple d'heures et que vous agiterez de temps en temps.

Ajoutez:

Alcoolat de Garas. . . . . . 50

Agitez, laissez déposer, filtrez et mêlez avec

Sirop simple. . . . . . . . . . . . goo

L'alcoolat de Garus a pour but de masquer l'odeur animalisée de la pepsine, d'aider à la conservation du sirop, et d'agir comme léger excitant sur les malades.

La dose est d'une cuillerée à soupe après chaque repes... (Union pharm.)

T. G.

# Extrait du Proces-verbal

De la séance de la Societé de pharmacie de Paris, du 6 janvier 1864.

#### Présidence de M. Bouner.

Le procès-verbal de la précédente séance est mis aux voix et adopté.

M. Schaeuffèle, avant de quitter le fauteuil de la présidence, rappelle, en quelques mots, les travaux de l'année qui vient de s'écouler, et adresse ses remercîments à la société pour l'honneur qu'elle lui a fait en l'appelant à son bureau. M. Schaeuffèle invite ensuite M. Boudet président pour l'année 1864 à venir occuper le fauteuil; M. Robinet, vice-président, et M. Hébert, secrétaire annuel, sont aussi invités à prendre place au bureau.

## M. Boudet adresse à la Société l'allocution suivante :

Mes chers collègues,

Il y a douze ans, à pareille époque, je venais, avec une vive émotion, occuper ce fauteuil pour la première fois.

C'était pour moi le plus précieux des honneurs, parce qu'il m'était donné par vos bienveillants et libres suffrages, et co-pendant aujourd'hui, par une faveur exceptionnelle, je me vois appelé de nouveau à la présidence de la Société de pharmacie.

Je ne saurais assez vous dire combien je suis touché de ce haut témoignage de votre confiance et de votre estime, auquel les circonstances ajoutent une valeur toute particulière.

Lorsqu'au mois de décembre 1862 vous m'avez élu viceprésident, un fait grave venait de s'accomplir : de concert avec deux de nos plus honorables collègues, je m'étais retiré de la commission officielle du Codex. En fixant sur moi votre préférence significative, vous vous êtes associés à notre résolution et vous avez hautement déclaré que dans les discussions que nons avons eu à soutenir, comme dans notre démission motivée au nom de principes qui sont les vôtres, nous avions été les fidèles et courageux interprètes de vos sentiments de droiture et de dignité professionnelle.

Aujourd'hui, mes chers collègues, que la pharmacie française, dont vous êtes la personnification dans ce qu'elle offre de plus élevé, se trouve en présence de nouvelles épreuves, au moment où ses plus précieuses institutions sont en péril, j'ai cru devoir faire ressortir toute la portée de votre choix et la parfaite harmonie de vues qui existe entre tous les membres de la Société de pharmacie. Cette harmonie est d'un heureux augure, elle nous rendra forts contre les dangers qui nous menacent; et d'ailleurs comment douter du succès, lorsque nous avons à défendre les nobles traditions de la pharmacie libérale et savante contre les tendances rétrogrades de l'esprit mercantile, au moment où, par trois années de persévérans travaux, nous venons de donner la preuve la plus éclatante de notre vitalité scientifique et de notre dévouement infatigable pour les intérêts de la santé publique?

N'avons-nous pas avec nous les Sociétés et les congrès des pharmaciens des départements, et n'est-ce pas à cette même place que nous entendions, il y a deux mois à peine, la protestation si logique, si convaincue, si éloquente du directeur de notre École, contre la prétention d'importer dans notre pays des institutions étrangères que repoussent le caractère général des lois françaises et notre glorieux passé? Courage donc et confiance, mes chers collègues, reprenons la suite de nos travaux avec une nouvelle ardeur, et ne cessons de montrer par nos œuvres que nous voulons toujours marcher en avant dans la voie du véritable progrès.

Mon honorable prédécesseur a eu, messieurs, une tâche trèslaborieuse à remplir; c'est sous sa direction toujours active et toujours bienveillante qué vous avez achevé ce grand travail de la révision du Codex qui sera toujours un de vos plus beaux titres d'honneur. Je suis sûr d'être l'interprète de vos sentiments en vous proposant de voter des remerciments à M. Schaueffèle, et en même temps au bureau tout entier qui l'a secondé avec tant de zèle.

MM. Robinet et Hébert adressent aussi leurs remerciments à la société.

La parole est donnée ensuite à M. le Secrétaire Général pour rendre compte de la correspondance qui se compose :

De quatre numéros de El Restaurador farmaceutico. — De la Gazette médicale d'Orient. — Du Journal de pharmacie de Lisbonne. — Du Journal de chimie médicale. — D'un formulaire raisonné des médicaments nouveaux et des médications nouvelles, par M. O. Reveil. — De la thèse sur l'aconitine que vient de soutenir devant la faculté de médecine de Paris, M. Ernest Hottot.

L'aconitine étant, dans cet intéressant travail, étudiée particulièrement et presque exclusivement au point de vue physiologique, M. Hottot ne croit point utile d'en rendre un compte détaillé à la Société. Cependant sur l'invitation qui lui est faite d'indiquer les points de sa thèse qui se rapportent aux propriétés physiques et chimiques, M. Hottot répond que l'aconitine pure n'a point encore été obtenue cristallisée, et que les cristaux obtenus par M. Morson étant d'une activité beaucoup moindre, lui paraissent être, non de l'aconitine pure, mais un mélange de cette base et d'un produit particulier cristallisable. L'iodure soduré de potassium donne un précipité couleur de kermès, et serait d'après M. Hottot, le meilleur antidote de l'aconitine.

Une discussion, à laquelle prennent part MM. Hottot, Chatin, et Reveil, s'élève au sujet de l'activité relative des diverses espèces d'aconits. M. Hottot admet que le plus actif est l'aconitum ferox; l'aconitum Napellus renferme deux fois moins d'aconitine que le précédent, et l'aconitum anthora paraît être le moins vénéneux de tous; M. Chatin fait remarquer que les aconits n'acquièrent leurs propriétés toxiques que lorsqu'ils ont acquis un certain développement, car les jeunes pousses, et il l'a lui-même observé, peuvent être impunément broutées par les animaux.

M. Bussy rend compte des travaux de l'Académie des sciences et expose le procédé de gravure de M. Vial, lequel consiste essentiellement à transporter d'abord sur acier une gravure ou un dessin à l'encre grasse, et à plonger ensuite la planche dans une solution de sulfate de cuivre, additionnée d'une petite quantité d'acide nitrique. Après quelques minutes de contact, on retire la planche du bain; on la lave, on enlève le cuivre qui s'est déposé avec l'ammoniaque, et la gravure est achevée; les traits du dessin sont en creux.

M. Boudet rend compte des travaux de l'Académie de médecine.

M. Mayet présente à la Société divers échantillons de sirop de quinquina ronge ferrugineux préparés par lui, d'après la formule publice, au nom de M. Grimault, dans le Bulletin général de thérapeutique du 30 novembre 1863.

M. Mayet croit pouvoir affirmer que les substances dont it s'est servi étaient d'excellente qualité; cependant le produit qu'îl a obtenune ressemble en rien à la préparation vendue par M. Grimault, sous le nom précédemment indiqué, car, tandis que le sirop préparé par M. Mayet est amer et d'une couleur rouge brun foncé, rappelant les propriétés physiques et organoleptiques du quinquina rouge, celui vendu par M. Grimault n'a point d'amertume sensible, et possède une très-belle teinte rouge carmin très-claire.

De plus, le sirop préparé par M. Mayet présente, après quelques jours de préparation un dépôt considérable, résultant sans doute de l'action réciproque du rouge cinchonique sur le sel de fer, résultat qui tendrait à faire considérer le sirop de quinquina rouge ferrugineux de M. Grimault comme une préparation des plus défectueuses. En conséquence, M. Mayet demande que la Société de pharmacie veuille bien nommer une commission chargée d'examiner, au point de vue scientifique, les faits qu'il signale, et d'en faire un rapport à la Société.

MM. Boudet, Desnoix, Lefort, Gaultier de Claubry et Réveil prennent successivement la parole au sujet de cette intéressante communication, dont l'examen est renvoyé à une commission

composée de MM. Robinet, Lefort et Lebaigue.

M. Lebaigue présente une note sur la réaction du perchlorure de fer sur le sulfhydrate d'ammoniaque. M. L. Hoffmann avait cru cette réaction susceptible de donner des indications précises dans la recherche du phosphore en toxicologie.

M. Huppert a fait voir que la coloration violette se manifestait, non pas seulement en présence des substances phosphorées, comme le pensait M. Hoffmann, mais bien en l'absence de toute trace de phosphore, et par la seule action réciproque des deux sels mis en contact.

M. Lebaique, dans sa note, confirme le fait indiqué par M. Huppert, et donne une explication très-nette de la production de la coloration violette, qui, selon lui, serait due à la réaction sur le sel ferrique d'une petite quantité d'hydrosulfate d'ammoniaque formé pendant l'évaporation.

M. Lebaigue présente en outre une seconde note sur le prétendu iodure de soufre soluble de M. Cailletet, pharmacien à Charleville, qui ne serait, d'après lui, qu'un mélange de polysulfure et d'iodure de sodium.

M. le Président remercie l'auteur de ces deux communications, et à propos de la première, M. J. Régnauld prend la parole et fait remarquer que le fait; quelle qu'en soit la cause, de la production d'une coloration violette, par la réaction du sulffaydrate d'ammeniaque sur les sels ferriques, tend à diminuen la confiance que l'on pourrait accorder au passédé d'unaé par M. Liebig pour décéler, dans les liquides, des traces d'acide cyanhydrique, que les procédés ordinaires n'indiqueraient point, et qui consiste, comme on le sait, à traiter une petite quantité du liquide suspecté avec une goutte de sulfhydrate d'ammoniaque sur un verre de montre que l'on chauffe, jusqu'à décoloration du mélange, dans le but de produire du sulfocyanure donnant, avec les sels ferriques, la coloration rouge caractéristique.

M. Stan. Martin présente à la Société un pied de valériane, dont la tige développée en diamètre d'une manière extraordinaire ressemble assez à un entonnoir contourné en spirale. Cette tige est dépourvue de feuilles et de fleurs, et n'excède pas une hauteur de vingt centimètres.

M. Viel, pharmacien à Tours, fait fonctionner devant la Société l'appareil très-ingénieux à l'aide duquel il prépare les perles d'éther. Entre deux plaques d'acier creusées d'un nombre plus ou moins considérable de petites cavités hémisphériques, sont placées deux feuilles minces de gélatine, que l'appareil, à l'aide d'une légère pression, transforme en une sorte de sac dans lequel un tube amène l'éther contenu dans un réservoir sus-jacent.

Les deux plaques métalliques rapprochées alors l'une de l'autre par un pas de vis, découpent et isolent les unes des autres autant de perles ou de capsules qu'il y avait de cavités. L'appareil de M. Viel est disposé de telle sorte qu'il peut servir à la confection de toute espèce de capsules renfermant toute espèce de liquides.

La séance est levée à quatre heures et demie.

# Chronique.

- M. Benoît, pharmacien-major, a été nommé officier de la Légion d'honneur.
- M. Coulier, pharmacien-major, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

## Repne Médicale.

Sur la valeur semiologique de l'absence des chlorures dans lesurines (réponse de M. PRIMAVERA à l'article de M. CHAL-VET) (1).

L'auteur se défend d'avoir dit que l'absence complète de chlorures dans l'urine est un signe pathognomonique de la fièvre typhoïde. Par ce signe, M. Primavera a entendu seulement distinguer la fièvre typhoïde de ces fièvres simples que l'on nomme communes et bénignes, continues ou intermittentes. Il a au contraire signalé, avec mille observateurs, cette achlorurie dans le choléra, la pneumonie, l'infection purulente, etc., etc...

Il maintient l'exactitude de ses assertions sur la valeur pronostique de la présence des phosphates et des urates dans l'urine des typhisés: c'est là un signe de prochain retour à la santé. Enfin il persiste à voir dans la réapparition des chlorures une certitude de la guérison définitive des malades (Gaz. des hôpitaux, 8 décembre 1863).

De l'alcool; de sa destruction dans l'organisme. Réponse de M. Maurice Perrin d M. Edmond Baudot.

L'auteur, dont nous ne pouvons donner ici que les conclusions, maintient sans réserve que l'alcool n'est pas un aliment :-

- 1º Parce qu'il existe et séjourne inaltéré dans le sang;
- 2° Parce qu'on ne retrouve, ni dans l'organisme ni dans l'exhalation pulmonaire ni dans l'état de la calorification, aucune trace de ses transformations ou de sa destruction;
- 3° Parce qu'il est éliminé en nature par toutes les voies de l'excrétion;
- 4º Parce que les phénomènes qu'il suscite, à haute ou à faiblédose; son accumulation dans la substance nerveuse, et enfin son-

<sup>(1)</sup> Analysé dans le précédent numéro de ce journal.

action toxique ou pathogénique bien connue montrent en lui un modificateur des forces nerveuses et probablement contre le rôle alimentaire qu'on lui prête;

5° Parce que, enfin, l'objection tirée de ce que nous ne représentons pas, et je puis ajouter, de ce qu'on ne représentera jamais la totalité de l'alcoel ingéré, n'est pas recevable en play-aiologie; et que, la fût-elle, elle prouve qu'il y a de l'alcool perdu dans ses pérégrinations à travers l'organisme (nous avons dit pourquoi), mais elle ne prouve en aucune façon, et contre toute raison, qu'il y en ait de détruit, de brûlé.

# Fragments toxicologiques; par le desteur nu Eaden, d Scharnderf (Wurtemberg).

Les faits suivants ont été extraits de ce long recueil, par M. A. Lereboullet, dans la Gazette médicale du 19 décembre 1863.

Arum maculatum. — Un enfant de trois ans avait mâché les racines ou les feuilles de cette plants. Aussitôt sensation de brûlure sur les lèvres et au pharynx; trois heures plus tard, profond assoupissement avec fièvre; puis prostration, menaces de suffocation; les lèvres, le palais, la langue et le pharynx sont comme cautérisés. La mort a lieu neuf heures après l'empoisonnement.

Cannabis indica. — Un jeune musulman de dix-huit ans, qui avait fumé du chanvre indien, fut porté sans connaissance à l'hôpital, oû il resta dans le même état pendant cinq jours entiers.

Cique vireuse. — Une femme avait donné à son mari, pendant quinze jours de suite une certaine quantité de racine fraîche. Les premiers symptômes avaient été: céphalalgie, vertiges, pression à l'estomac et autres signes de gastricisme, douleurs dans les jambes. Puis survint tout à coup un accès violent; le malade est étendu par terre, il éprouve une sensation de déchirement par tout le corps, agite les bras, se gratte la poitrine; yeux fixes, écume à la bouche; plus tard convulsions,

opisthotonos, secousses générales; mort le troisième jour après les premiers accidents.

Crocus.—Une jeune fille avait préparé une teinture de safran d'environ 24 grainmes sur 120 grammes d'alcool, dans l'intention de prendre toutes les heures 15 grammes de cette teinture. A la seconde dose, elle perd connaissance: visage pourpre, un pen tuméfié, pupilles dilatées, îris presque immobile; tête chaude, engourdissement des sens, ouie dure, vertiges, pouls plein à 52. Ces accidents cédèrent au bout de six heures aux fomentations froides, aux sinapismes et à une solution de magnésie.

Amundes amères. — Une fille de dix-huit ans, croyant déterminer l'abondance de ses menstrues, mangea environ 50 grammes d'amandes amères. Bientôt après, elle tomba sans connaissance r'face rouge, conjonctive injectée, fixité de l'œil, contraction des pupilles, grincement de dents, parfois trismus ou tétanos alternant avec des mouvements violents des membres; respiration pénible, angoisses et cris.

De tous les remèdes employés (ammoniaque, vomitifs, lavements, affusions froides), les affusions parurent produire le meilleur effet. Au bout de trois heures, cette fille revint à effe.

Tunacetum, — Une fifte de vingt et un ans prend, pour se faire avorter, une sorte décoction de tanaisie. Deux heures après : pouls ralenti, peau humide, fraîche; 14 inspirations par minute, contraction des pupilles, idées troubles, apathie. Au bout de quatre heures, coma, sueurs froides, accumulation de mucosités dans la trachée, respiration pénible, paralysie des muscles volontaires; mort vingt-quatre heures après l'empoissonmement.

Empoisonnement par l'upas tieuté; observé à la clinique de professeur Freirichs, à Berlin.

M. le docteur R... avait reçu de Java une assez forte quantité du poison qui sert dans ce pays à empoisonner les flèules. Son intention étant d'entreprendre une série d'expériences, il voulut d'abord essayer le poison sur lui-même.

Le 18 décembre 1861, à trois heures un quart de l'aprèsmidi, il en prit environ 3 grains (15 centigrammes); il en trouva la saveur excessivement amère et un peu salée. Immédiatement après, il se sentit plus gai et libre des maux de tête qu'il avait auparavant; mais il éprouva une certaine sensation de pesanteur à l'estomac.

Bientôt après, M. R... quitta sa demeure pour faire une visite. Chemin faisant, une demi-heure après l'ingestion du poison, il sent une roideur le long de la colonne vertébrale. Une demi-heure plus tard, secousse violente par tout le corps, suivie d'une contraction violente des extenseurs des extrémités et des muscles de la nuque, qui portent la tête en arrière, et accompagnée d'une impossibilité absolue d'ouvrir la bouche. Cet accès passe bientôt, mais il est suivi de plusieurs autres plus légers, qui affectent tantôt les extenseurs, tantôt les fléchisseurs. Intelligence intacte, M. R... se rend compte de ses sensations; les contractions musculaires ne sont pas douloureuses; la respiration est bonne, mais la bouche s'ouvre difficilement et la déglutition est pénible : abattement.

Le malade se fait porter à la Charité, où il arrive une heure trois quarts après l'ingestion du poison; violent accès tétanique pendant la route. Trois doses d'un vomitif (50 centigrammes d'ipéca et 3 centigrammes de tartre stibié) sont données à de courts intervalles. Vomissements bilieux abondants. pendant lesquels surviennent de légers accès tétaniques, spasme de la glotte, dyspnée. Les accès diminuent ensuite d'intensité, mais le moindre mouvement imprimé au corps les rend plus violents. Sauf de légers maux de tête, une contraction assez prononcée des pupilles et une grande sensibilité à la lumière, le malade n'a éprouvé rien de particulier; pouls large à 72. À la suite du vomitif on donne tous les quarts d'heure 10 gouttes de teinture d'opium; au bout de trois doses somnolence; deux doses de 15 gouttes chacune sont données à une demi-heure d'intervalle. Sommeil interrompu plusieurs fois par des secousses: transpiration.

Après douze heures de sommeil, le malade se trouve extrêmement faible, mais il n'éprouve plus qu'un sentiment de tension dans les muscles du cou et de la nuque du côté gauche, une sorte d'engourdissement des mains et des pieds, et de la difficulté dans la déglutition. Ces symptômes durèrent jusqu'au 20 décembre; le 21, M. R... put se lever, et six jours après cet empoisonnement volontaire, il quitta l'hôpital parfaitement remis.

L'analyse de l'urine fit retrouver la strychnine dans ce liquide. (Gazette médicale de Paris.)

VIGLA.

### Revue des travaux de Chimie publies à l'Etranger.

Action de l'acide azotique sur le camphre, les huiles essentielles et les résines; par M. Schwanert (1). — Même sujet. — Préparation de l'acide camphorique; par M. F. Monoyer. — M. Schwanert a entrepris de déterminer la quantité d'acide camphorique qui se produit lorsqu'on traite le camphre par l'acide azotique et s'est, en même temps, attaché à reconnaître les autres produits qui prennent naissance durant cette réaction et notamment une matière résineuse déjà indiquée par Laurent et plus tard par M. Blumenau.

Or cette matière, qui possède la consistance et l'odeur de la térébenthine de Venise, est un acide parfaitement caractérisé que l'auteur appelle camphorésique, lequel peut se former aux dépens de l'acide camphorique si l'oxydation est prolongée outre mesure; en même temps il se dégage de l'eau et de l'acide carbonique.

Les dosages effectués apprennent que 3 kilogrammes de camphre ordinaire (des laurinées), introduits peu à peu dans dix à douze fois ce poids d'acide azotique du commerce (densité = 1,34), chauffé pendant vingt heures en cohobant, ont donné 1/4 d'acide camphorique et 1/2 d'acide camphorésique.

Cet acide est contenu dans les eaux mères avec beaucoup d'acide azotique, un peu de camphre, d'acide camphorique et d'une huile visqueuse jaunâtre, qui est elle-même un acide. Pour

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXVIII, p. 77.

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° seuie. T. XLV. (Février 1864.)

l'isoler on chauffe les eaux mères épuisées jusqu'à ce qu'elles soient devenues visqueuses; après refroidissement on ajoute environ 10 parties d'eau. Il se forme un liquide laiteux qui ne tarde pas à se clarifier en abandonnant l'huile jaune déja mentionnée et dont une partie est retenue en dissolution avec l'acide camphorésique.

On évapore, on reprend par l'eau le résidu sec et l'on réitère jusqu'à ce que ce dernier soit devenu parfaitement soluble et que, par l'évaporation, le liquide n'émette plus de vapeurs nitreuses. Alors on étend de beaucoup d'eau et l'on abandonne celui-ci à lui-même pendant un temps assez long, ce qui donne lieu à des croûtes cristallines d'un acide obtenu par Blumenau et non encore analysé (1). Les eaux mères soumises à l'évaporation donnent de l'acide camphorésique pur.

On arrive plus promptement au but en versant dans les eaux mères primitives, de l'acétate de plomb en quantité insuffisante; ce qui se précipite tout d'abord, se compose de camphorate de plomb, le camphorésinate ne se dépose que plus tard, après qu'on a ajouté de l'acétate de plomb en quantité suffisante. L'acide est naturellement isolé au moyen d'un courant d'hydrogène sulfuré.

L'acide camphorésique est sans odeur; il jouit d'une saveur acidule légèrement amère et se dissout en toute proportion dans l'eau, l'alcool et l'éther. Obtenu directement par voie de concentration, il possède une consistance térébenthineuse qu'il abdique quand, au lieu d'avoir été évaporée à chaud, sa dissolution, convenablement concentrée, a été abandonnée à ellemême pendant quelque temps; alors l'acide se dépose en masse grenue conservant toujours un peu de viscosité.

Il est très-basique; l'auteur lui attribue la formule C<sup>20</sup> H<sup>14</sup> O<sup>14</sup> dont le carbone, 48,21 — 48,98 pour 100, s'accorde avec le carbone d'un acide nitrocamphorique, de même que l'hydrogène 5,88 — 6,29; mais l'auteur n'y a pas trouvé d'azote.

Chauffé peu à peu jusqu'à 100°, cet acide abandonne de

<sup>(1)</sup> Lequel, selon M. Monoyer, n'est que de l'acide camphorique anhydre.

l'acide acétique et de l'acétone. Entre 180 — 220° C. atteints lentement, il se condense des gouttes huileuses d'acide pirocamphorésique C<sup>20</sup> H<sup>14</sup> O<sup>8</sup>, en même temps qu'on remarque un sublimé cristallin formé par de l'acide métacamphorésique C<sup>20</sup> H<sup>10</sup> O<sup>10</sup>. Enfin, à partir de 220°, il se sublime de l'acide camphorique anhydre.

L'acide pyrogéné est assez visqueux, d'une odeur aromatique; plus dense que l'eau qui ne le dissout pas, il ne se solidifie pas à 0, bout entre 206-210°, et est très-soluble dans l'alcool et l'éther. Sa dissolution alcoolique possède une réaction fortement acide. Il brûle sans résidu; ses vapeurs provoquent la toux.

L'acide pyrocamphorésique est tribasique, de même que le métacamphorésique, son congénère. Celui-ci, qui est sublimable, est soluble dans l'alcool, dans lequel il se dépose en tables rhomboïdales fusibles à 89°, et reprenant une consistance solide à partir de 66°; il est également soluble dans l'alcool et l'éther.

Par la distillation sèche, l'acide camphorésique se décompose donc en « acides pyro et métacamphorésique, acide camphorique anhydre, acétone, eau, acide acétique, acide carbonique et charbon; on n'a pas remarqué d'oxyde de carbone parmi ces produits.

Le perchlorure de phosphore attaque vivement l'acide camphorésique; de cette réaction, l'auteur n'a pu tirer qu'un peu d'une huile contenant 4 pour 100 de chlore. L'acide sulfurique concentré ou anhydre le charbonne et donne en même temps lieu à de l'anhydride camphorique.

Avec le brome, les camphorésinates donnent du bromeforme.

Par la distillation sèche, le sel de chaux produit de la phorone.

Les camphorésinates sont incristallisables. L'auteur a préparé les éthers camphorésiques, mono, bi et tribasique; ils ont tous une odeur aromatique et une saveur âcre et amère; peu solubles dans l'eau, ils se dissolvent aisément dans l'acool.

L'acide camphorésique paraît être un produit constant de l'oxydation de tous les hydrocarbures de la formule de l'es-

sence de térébenthine, ou des composés oxygénés qui en dérivent : le caoutchouc en donne aussi bien que la gutta-percha, le succin, l'ozokérite et autres résines fossiles. Les gommes-résines : ammoniaque, galbanum Mastix en ont fourni une notable proportion, non moins que les essences isomères du camphre, telles que l'huile de camphre C<sup>20</sup>H<sup>16</sup>O<sup>2</sup> et l'essence d'absinthe. On a obtenu aussi avec le camphre de Borneo C<sup>20</sup>H<sup>18</sup>O<sup>2</sup> et son isomère l'essence de Cajeput, de même aussi le stéaroptène d'essence de menthe poivrée, enfin l'essence de citron et celle de térébenthine.

Avec cette dernière on obtient en même temps de l'acide insolinique, à la condition d'opérer avec de l'acide azotique concentré; avec l'acide azotique étendu de son volume d'eau, il se produit l'acide térephtalique de M. Caillot, acide qui paraît être homologue avec l'insolinique et non pas identique, comme le pensent MM. Warren de la Rue et Muller (ce journal, t. XLII, p. 70).

Bien que l'acide camphorique puisse, se transformer en camphorésique, l'auteur n'admet pas que le premier précède nécessairement le second, d'autant plus qu'on peut obtenir de celui-ci avec des résines et des essences qui ne fournissent pas d'acide camphorique par l'oxydation.

Comme conditions nécessaires au succès, l'auteur recommande d'opérer à une certaine échelle et de ne pas ménager l'acide azotique concentré, un acide affaibli donnant lieu à des produits différents (1).

Après avoir fait voir que l'acide de Blumenau n'est autre chose que de l'acide camphorique anhydre, M. Monoyer, dans un travail approfondi sur l'action que l'acide azotique exerce sur le camphre, émet cette opinion que, dans les conditions

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> S'il en est ainsi, on ne voit pas pourquoi, dans la préparation de l'acide camphorésique, l'auteur recommande de cohober. Ne vaudraitil pas mieux remettre de l'acide azotique frais, plutôt que de faire intervenir le liquide de la condensation, liquide qui contient nécessairement de l'acide azotique affaibli, puisque l'eau figure parmi les produits de décomposition du camphre par l'acide azotique?

ordinaires, cette action se borne à la formation d'un seul et même produit, l'acide camphorique, qui peut passer à l'état anhydre ou rester hydraté, suivant qu'on le chausse plus ou moins sortement.

Sur ces considérations et sur d'autres qui découlent de ses recherches, M. Monoyer base un procédé plus expéditif de préparation de l'acide camphorique.

Voici ce procédé:

- «On fait bouillir, comme à l'ordinaire, dans une cornue tubulée, munie de son récipient, le camphre avec dix fois son poids d'acide nitrique concentré; il est bon de mettre quelques rognures de platine dans la cornue, afin d'éviter les soubresauts et de pouvoir ainsi chauffer à un feu nu et vivement, après avoir cohobé à plusieurs reprises ce qui passe à la distillation. en ajoutant de temps en temps de nouvel acide nitrique, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus, à la surface du liquide, de couche huileuse constituée par une solution de camphre dans l'acide nitrique. On verse le tout dans une capsule en porcelaine; on laisse refroidir: l'acide camphorique cristallise; on décante l'acide nitrique, puis on chauffe à feu nu l'acide camphorique jusqu'à ce que les vapeurs nitreuses cessent de se montrer pour faire place à des vapeurs blanches d'une odeur vive et aromatique, ne rappelant en aucnne façon ni l'odeur de l'acide hypoazotique ni celle du camphre. Ces vapeurs blanches indiquent une distillation de l'acide camphorique.
- « A ce moment-là, on s'est débarrassé du même coup et de l'acide nitrique et du camphre non attaqué, sans avoir eu besoin, pour éliminer ce dernier, d'un traitement par le carbonate de potasse ainsi que le recommandent les traités de chimie. Il ne reste plus alors dans la capsule, qu'un mélange d'acide camphorique hydraté et d'acide anhydre, ce dernier toujours en faible proportion, car il se volatilise à mesure qu'il prend naissance; il serait donc inutile et même imprudent de pousser plus loin l'action de la chaleur sous peine de perdre de l'acide camphorique.
- « Parvenu à ce point, on agira différemment, suivant le but qu'on se propose.
  - «Veut-on transformer tout le produit, soit en acide hydraté,

soit en acide anhydre, on emploiera les procédés connus : ébullition avec l'eau dans le premier cas, distillation dans le second. Veut-on simplement séparer les deux acides, et il sera mème préférable de commencer toujours par là, leur différence de solubilité dans l'alcool offre un moyen rapide de séparation.

« A cet effet, on traite le mélange par l'alcool bouillant, en quantité suffisante pour dissoudre facilement le tout; on abandonne la liqueur au refroidissement, en y ajoutant au besoin un peu d'eau; dans ces conditions, si les proportions des dissolutions sont convenables, tout l'acide anhydre cristallisera, car il est excessivement peu soluble à froid dans l'alcool moyennement concentré, tandis que l'acide hydraté restera dans les eaux mères, d'où on pourra le retirer en chassant la plus grande partie de l'alcool. »

sur l'indium; par MM. REICH et RICHTER (1).—La raie du sodium étant située au 50° degré de l'échelle spectrale et celle du strontium au 104°, les deux raies bleues α et β de l'indium seront à 110 et à 147. Au reste, les combinaisons indiquées peuvent se reconnaître sans spectre, attendu qu'en général elles colorent la flamme en violet intense (ce journal, t. XLIV, p. 534).

Le chlorure n'agit que passagèrement à cause de sa volatilité, mais on obtient une raie assez permanente en versant de l'oxyde dans une cuiller en platine et arrosant d'acide chlorhydrique.

Par réduction au chalumeau sur le charbon avec la soude, on obtient un métal mou, ductile, traçant sur le papier et assez semblable à l'étain. Il est soluble dans l'acide chlorhydrique et assez fusible en s'oxydant.

Avec l'ammoniaque, les dissolutions indiquées donnent un précipité gélatineux très-adhérent aux parois du verre. L'acide tartrique empêche cette précipitation, mais le sulfhydrate d'am-

<sup>(1)</sup> Journal für prakt. Chemie, t. XG, p. 172.

moniaque donne dans tous let cas un précipité blanc volumineux, légèrement coloré en vert par un sel ferreux.

La potasse et les carbonates alcalins précipitent également en blanc; avec ces derniers, le précipité consiste en un carbonaté.

L'oxyde calciné est irréductible à l'hydrogène.

Avec le charbon'et le chlore sec, il donne un chloride trèsvolatil se condensant en paillettes blanches (jaunes quand il y a du fer) très-déliquescentes, et perdant ensuite de l'acide chlorhydrique quand on chausse.

La dissolution de ce chlorure est précipité en blanc par le prussiate jaune; le prussiate rouge ne donne rien.

Malgré les analogies que l'oxyde d'indium offre avec celui d'aluminium, il en diffère en ce que:

Il est réductible par le charbon;

Qu'il est insoluble dans la potasse;

Que, quoique calciné, il est soluble dans l'acide chlorhydrique;

Qu'il ne donne pas de cristaux d'alun avec du sulfate de potasse, et enfin qu'il ne bleuit pas lorsqu'on le calcine après l'avoir arrosé avec une dissolution de cobalt.

C'est dans la blende que réside le nouveau métal; la traitant par un courant de chlore, elle émet du chlorure de zinc qui se condense le premier dans une boule interposée, tandis que celui d'indium ne se condense que plus loin.

Les auteurs ont rencontré l'indium dans du zinc fabriqué avec de la blende de Freiberg. Le zinc dissous leur a donné environ 0,1 pour 100 d'oxyde d'indium.

sur une combinaison d'acide sulfurique et d'acide arsénieux; par M. Reich (1). — sulfate arsénieux; par Laurent. — Dans un canal destiné à conduire dans les chambres de plomb, le gaz sulfureux provenant de la combustion des pyrites, on a trouvé des cristaux tabulaires fort altérables à l'air, au contact duquel ils laissent peu à peu échapper de

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chemie, t. XC, p. 177.

l'acide sulfurique en donnant lieu à un résidu pseudomorphique ne contenant plus que de l'acide arsénieux.

La composition de ces cristaux s'accorde avec la formule SO<sup>2</sup> AsO<sup>3</sup>.

Ils se décomposent à chaud.

L'auteur termine en rappelant qu'il s'est rencontré avec un M. Kosmann, qui a traité la même question au dernier congrès scientifique tenu à Stettin (1).

Préparation du protoxyde de cuivre sous la forme d'une belle poudre rouge; par M. Boettger (2). — On prend:

| Sulfate de cuivre. |  |  |  | 30 gr. |
|--------------------|--|--|--|--------|
| Sel de Seignette.  |  |  |  |        |
| Sucre de canne.    |  |  |  | 60 -   |
| Eau distillée      |  |  |  | 36o    |

(1) Dans un exemplaire du « Gmelin's handbuch der Chemie » qui avait appartenu à l'infortuné Laurent et qui est en ma possession, à l'article « Combinaisons de l'acide sulfurique avec l'acide arsénieux, » se trouve une note de la main même de Laurent. En voici la copie :

« Sulfate arsénieux. — On fait dissoudre de l'acide arsénieux dans « l'acide sulfurique bouillant; la dissolution décantée dans un verre à « pied laisse déposer des cristaux très-brillants qui paraissent être des » prismes rectangulaires. On décante la dissolution pendant qu'elle est « encore chaude. On jette les cristaux sur du dégourdi que l'on » place dans l'air sec. Si on ajoute une petite quantité d'eau à la disso-

lution sulfurique elle laisse déposer des octaedres réguliers (d'acide
arsénieux; car l'antimoine, dans les mêmes circonstances, donne des
octaedres réguliers d'un sulfate antimonieux).

• En faisant A<sup>2</sup> O<sup>3</sup>  $\Longrightarrow$  O (A<sup>2</sup> O<sup>3</sup>) oxyde d'arsényle, on a : SO<sup>4</sup> Asy $\frac{1}{4}$ .

Il est inutile d'ajouter que ces cristaux ne sont pas identiques à ceux examinés par M. Reich. Ces derniers sont anhydres et ne contiennent que 28 pour 100 d'acide sulfurique.

J. N.

(2) Journal für prakt. Chem., t. XC, p. 163.

On chauffe dans une capsule en porcelaine, Quand la dissolution est opérée, on ajoute:

Soude caustique. . . . . . . 45 gr.

On fait bouillir en agitant de temps à autre et en remplaçant l'eau qui s'est évaporée. Quand de bleu, le liquide est devenu incolore, ce qui demande environ une heure d'ébullition, le protoxyde est formé et déposé; on décante, on lave à l'eau d'abord, puis à l'alcool, et on fait sécher.

Le produit, très-beau, pèse environ 8 grammes.

Sur l'ammoniaque contenue dans le tartre brut; par MM. Vogel et Falk (1). — On obtient un dégagement sensible de vapeurs ammoniacales en traitant, même à froid, de la crème de tartre par une dissolution de soude. La matière qui a fourni ce résultat contenait 0,012 pour 100 d'ammoniaque.

La crème de tartre pure est exempte de cet alcali.

sur l'essence de muscade; par M. Schacht (2). — L'essence de macis ou muscade commence à bouillir à 160°C.; à mesure que le thermomètre monte, la densité du liquide condensé augmente. Ce qui reste dans la cornue à 180°C. possède une odeur de macis très-prononcée; le produit distillé au contraire sent le thym.

Celui-ci est un hydrocarbure isomère de l'essence de térébenthine; le second est un composé oxydé C<sup>10</sup> H<sup>24</sup> O<sup>2</sup>, paraissant dériver du premier, que l'auteur appelle macène; en sorte que l'essence de macis peut être considérée comme formée de ces deux liquides dont la relation est évidente, puisque C<sup>10</sup> H<sup>24</sup> O<sup>2</sup> = 2(C<sup>20</sup> H<sup>16</sup>, HO); en conséquence, l'auteur représente cette huile essentielle par la formule

2(C90 H16, HO) + C20 H16,

qu'il justifie en montrant que le premier terme donne, en

<sup>(1)</sup> Neues Repertor. für Pharmacie, t. XII, p. 393.

<sup>(2)</sup> Archiv der Pharm., t. CXII, p. 106 (octobre 1862).

effet, du C10 H16, lorsqu'en le traite par l'acide phosphorique anhydre.

Cette essence oxygénée est sans action sur les bisulfites alcalins et ne se comporte donc pas comme une aldéhyde; elle résiste énergiquement aux agents oxydants, tels qu'un mélange de hichromate de potasse et d'acide sulfurique; avec l'acide azotique, elle donne une résine mal définie que l'auteur n'a pas examinée davantage.

Chauffée à 170° C. dans un courant de gaz carbonique, elle donne le stéaroptène pur répondant à la formule C<sup>20</sup> H<sup>17</sup> O.

Enfin, le résidu paraît encore bien plus oxygéné, ni l'un ni l'autre ne forme de combinaison avec la potasse,

Le macène, ou partie non oxygénée, a été obtenu en reotifiant entre 160 et 162° C., la partie qui s'était d'abord volatilisée vers 170° C. Avant d'analyser, on fit séjourner sur du chlorure de calcium.

Cet hydrocarbure bout à 160° C.; à 17°,5 C., sa densité est de 0,8529., Vivement attaquable par le brome, il fulmine avec l'iode en produisant des corps substitués. Il est soluble dans l'alcool et l'éther.

Séché sur du chlorure de calcium, puis exposé à une température de —6°C., le macène brunit en absorbant faiblement l'acide chlorhydrique sec. L'absorption est plus energique de la part du produit qui a passé entre 160 et 170°C.; en même temps, le liquide brunit moins; il polarise de 7,5° à gauche par un tube de 200 millimètres de long.

Après avoir éliminé par du gaz carbonique sec, l'excédant du gaz chlorhydrique, on fait séjourner pendant huit jours sur du chlorure de calcium, puis on rectifie. Les premières gouttes passent à 180° C., le froid est sans action sur elles, seulement elles sont accompagnées d'un corps solide cristallin qui se dépose dans l'allonge; on le fait dissoudre dans l'alcool absolu, ce qui donne lieu à des cristaux blancs représentant le macène chlorhydrique C<sup>20</sup> H<sup>16</sup> + Cl H. Ce composé possède une odeur de camphre; il est soluble dans l'éther, mais insoluble dans l'eau.

M. Schacht a encore obtenu du macène tribromé et du macène tétrabromé; tous les deux sont des liquides huileux, jaunes, insolubles dans l'eau, mais solubles dans l'alcool et l'éther et doués d'une odeur aromatique (1).

sur le platinocyanure de potassium comme réactif pour les alcaloides; par M. Delffs (2). — Le platinocyanure de potassium ne précipite pas tous les alcaloides et les précipités qu'il forme possèdent, en général, la propriété d'être solubles dans l'eau bouillante, pour se séparer de nouveau, à l'état cristallin, par le refroidissement.

Au nombre des alcaloïdes précipitables, il faut compter la cinchonine et la quinidine. Au contraire, la quinine et la cinchonidine n'étant pas précipitables, on peut fonder sur ces deux faits une séparation de ces bases.

La combinaison cinchonique possède la formule C<sup>40</sup> H<sup>h2</sup> Az<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + C<sup>2</sup> Az H + C<sup>2</sup> Az Pt. Chaussée, elle se transforme en un liquide qui noircit à une température plus élevée. La combinaison quinidique est jaune pâle. Celle de brucine cristallise en tables hexagonales.

Le sujet, comme on le voit, est loin d'être épuisé.

sur l'essence de semen-contra; par M. Kraut (3). — Même sujet; par MM. Kraut et Wahlforss (4). — Les auteurs confirment la formule C<sup>20</sup> H<sup>18</sup> O<sup>2</sup>, depuis longtemps attribuée à l'essence de semen-contra. Ils expliquent l'excédant de charbon qu'on a trouvé par un fait facile à vérifier, c'est que cette huile essentielle se décompose légèrement par la rectification; il se dégage de l'eau et un hydrocarbure huileux C<sup>20</sup> H<sup>18</sup> qui pos-

<sup>(1)</sup> On voit que les résultats obtenus par M. Schacht sont à peu de chose près conformes à ceux que M. Cloez vient de communiquer à l'Académie des sciences (Comptes rendus, t. LVIII, p. 133). L'essence de macis peut donc être considérée comme bien étudiée.

J. N.

<sup>(2)</sup> Zeitschrift für Chemie und Pharm., t. VI, p. 630.

<sup>(3)</sup> Archiv der Pharmacie, t. CXI, p. 104.

<sup>(4)</sup> Annal. der Chem, und Pharm., t. CXXVIII, p. 293.

sédant, à peu de chose près, le même point d'ébullition que l'essence mère, ne saurait être éliminé par voie de distillation fractionnée.

Convenablement purifiée par une longue ébullition avec une dissolution alcoolique de potasse, cette huile essentielle dévie faiblement à gauche le plan de la lumière polarisée. Avec l'iodure de potassium ioduré, elle se prend en une bouillie d'aiguilles d'un vert métallique. On ne saurait les purifier par cristallisation, mais on les exprime promptement et on les conserve à l'abri de l'air.

Ces cristaux se détruisent même sous cloche et sur l'acide sulfurique; l'eau les décompose rapidement et ils cèdent à l'hyposulfite de soude les trois quarts de leur iode.

La potasse alcoolique les anéantit promptement aussi; l'huile essentielle sort intacte de cette épreuve.

Le cynène C<sup>12</sup> H<sup>9</sup>, que M. Volckel à préparé avec cette essence en la traitant par l'acide phosphorique anhydre (ce journal, t. XXVI, p. 76), possède, suivant les auteurs, une densité de vapeur correspondant à 4,71. Celle de l'essence mère a été trouvée égale à 5,49.

Sur la préparation de l'éther iodhydrique; par MM. RIETH et BEILSTEIN (1). — Les proportions que, à la suite de nombreux essais, les auteurs jugent comme étant les plus convenables répondent à l'équation

Ils ont trouvé aussi qu'on obtient du premier coup un éther iodhydrique, si on laisse digérer pendant vingt-quatre heures le mélange d'iode, de phosphore et d'alcool. Ce dernier peut être de l'alcool ordinaire à 90°.

Voici le mode opératoire. On prend:

Phosphore amorphe. . . . . . 10 part. Alcool à 90 pour 100. . . . . 50 —

<sup>(1)</sup> Ann. der Chem. und Pharm., t. CXXVI, p. 250.

qu'on introduit dans une cornue munie d'un appareil réfrigérant convenable, et l'on ajoute peu à peu :

Iode sec. . . . . . . . . . . . 100 part.

On laisse reposer pendant vingt-quatre heures, après quoi l'on procède à la distillation.

Le produit est additionné d'un peu de lessive caustique, afin de le décolorer et de précipiter le peu d'éther iodhydrique qui est resté en dissolution. On purifie par les procédés usités et l'on obtient, à peu de grammes près, le rendement voulu par la théorie.

Le caput mortuum retient encore une certaine quantité de phosphore amorphe, lequel, lavé et séché, peut très-bien servir à une nouvelle opération.

Préparation du zinkéthyle; par les mêmes (1). — Même sujet; par M. Pebal (2). — M. Pebal a considérablement simplifié l'appareil pour la préparation du zinkéthye d'abord employé par M. Frankland, en sorte qu'aujourd'hui il est facile d'obtenir d'assez grandes quantités de ce corps à la fois si intéressant et si altérable. Dans le but d'étudier l'action de ce radical sur les aldéhydes et sur les acétones (loc. cit., p. 241), MM. Rieth et Beilstein en ont préparé une assez forte proportion à l'aide du procédé Pebal; chemin faisant, ils ont fait quelques observations pratiques dont nous ferons notre profit.

Pour eux, le succès dépend, en grande partie, de l'alliage Zn, Na. De nombreux essais leur ont appris que le meilleur est celui qui est formé de quatre parties de zinc et d'une de sodium. Sans doute, au sortir du creuset, il est recouvert d'une couche de sodium libre, mais celui-ci se détache aisément au couteau et peut servir à une nouvelle opération; quant à l'alliage produit, il est très-friable, se laisse facilement pulvériser et s'attaque sans peine par l'éther iodhydrique. On le prépare dans un creuset en fer dans lequel on chauffe d'abord le zinc jusqu'à la tem-

<sup>(1)</sup> Annal der Chem. und Pharm., t. CXXIII, p. 245, et t. CXXVI, p. 248.

<sup>(2)</sup> Ib., t. CXVIII, p. 22, et t. CXXI, p. 105.

pérature de sa volatilisation, après quoi l'on ajoute le sodium. La réaction est vive; quand elle est terminée, on remue le métal, on le laisse un peu se refroidir et on le coule dans un creuset de Hesse, emboîté dans un autre plus grand et séparé du premier par une couche de sable. Après refroidissement, on casse le verre, on détache le sodium adhérent au culot, et, pour l'en débarrasser complétement, on le jette dans l'eau; on essuie ensuite avec du papier buvard, on réduit en poudre fine, on mêle avec un peu de sable sec, puis on attaque l'alliage par son poids d'éther iodhydrique de la manière suivante:

La réaction se passe dans un ballon dont le bouchon est muni de deux tubes; l'un, ascendant, mène à un réfrigérent placé au-dessus et dont l'issue plonge dans du mercure, l'autre communique avec une source de gaz carbonique. Quand l'appareil est plein de ce dernier, on ferme le robinet du gaz carbonique et l'on chauffe le ballon au hain-marie. La réaction est terminée au bout de peu d'heures, ce qu'on reconnaît aux cristaux de zinkéthyle et d'iodure de zinc qui remplissent le ballon. Le zinkétyle est retiré par voie de distillation; dans ee but, on ferme d'abord le ballon, puis on retourne le réfrigérent et on y adapte un récipient fermé par un bounhon, muni d'un tube communiquant à la fois avec le ballon et avec le réfrigérent, et d'un autre destiné à amener du gaz carbonique. Lorsque tout l'appareil est plein de ce dernier, on l'adapte au ballon et l'on chauffe.

Pendant l'opération, il se dégage constamment des gaz qui barbottent dans le mercure et qui contiennent de l'éther et de l'élayle.

Ainsi conduite, l'apération est sans danger d'explosion; le rendement est sensiblement conforme à la théorie.

La vapeur de zinkéthyle détruit en peu de temps le caoutchouc vulcanisé. Pour mettre les tubes en caoutchouc à l'abri de cette action corrosive, les auteurs les enduisent de graisse et les recouvrent d'un tube en verre; cet artifice donne, en même temps, plus de solidité à ces tubes, ce qui n'est pas à dédaigner dans la circonstance, car les joints doivent être à toute épreuve à cause de la pression exercée par la colonne de mercure que les gaz sont forcés de traverser. L'acide lithofellique a été découvert par Goebel, dans des bézoards, et est devenu, depuis, l'objet des recherches de divera chimistes, notamment de MM. Malaguti et Sarzeaud. On ne peut pas dire de lui ce qui a été dit précédemment de la majeure partie des acides de la bile (plus haut, t. XLIV, p. 457), et M. Hoppe-Seyler s'est de nouveau assuré de l'autonomie de cet acide, bien qu'il offre plus d'une analogie avec l'acide cholalique.

Selon lui, les deux acides différent par la forme cristalline et par les propriétés de leurs combinaisons avec les oxydes. D'ailleurs, par l'évaporation de la dissolution alcoolique du cholalate de soude, on obtient des cristaux qu'on chercherait en vain à obtenir avec le lithofellate. D'un autre côté, le lithofellate de baryte est plus soluble dans l'eau que ne l'est le cholalate correspondant: ce dernier se sépare ensuite en aiguilles groupées en étoiles.

L'acide lithofellique polarise à droite, mais très-faiblement. Ses eristaux dérivent d'un prisme droit rhomboïdal. Fusibles vers 205°, ils donnent à une température plus élevée un sublimé amorphe, accompagné de l'odeur aromatique qui caractérise les acides de la bile.

L'auteur a aussi trouvé de ceux-ci dans du guano du Péreu et dans de la colombine (excréments de pigeon). De plus, il y a rencontré de la cholestérine, cependant, le guano s'est montré exempt de ce qui constitue la matière colorante de la bile.

Sur les propriétés toxiques de la nitroglycérine; par M. Demme (2). — Des expériences suivies faites à l'hôpital de Berne, ont confirmé les observations précédemment faites sur la toxicité de la nitroglycérine (ce journal, t. XLIV, p. 457). Reconnues en 1847 (Annuaire de chimie, 1848, p. 274), les propriétés vénéneuses de ce produit ont été étudiées au point de vue thérapeutique par M. Field. M. Hering l'introduisit

<sup>(1)</sup> Chem. Centralbl., 1863, p. 753.

<sup>(2)</sup> Neues Repertor. für Pharmac., t. XII, p. 431.

dans la médecine homeopathique sous le nom de glonoine (formée des initiales de glycérine, oxyde nitrogéné, oxygène). Suivant M. Demme, ce composé est un poison comparable à la noix vomique et parfois plus actif que celle-ci.

Jusqu'ici, il n'a pu être retrouvé ni dans les sécrétions ni dans les excrétions.

Extraction de l'argent aurifère de ses minerais (1) — Si le traitement des minerais argentifères est assez facile, et que celui des minerais aurifères n'est pas très-compliqué, il n'en est pas de même lorsque les deux métaux se trouvent associés, car alors les propriétés de l'un nuisent à la manifestation des propriétés de l'autre. Si par exemple on traite de l'argent aurifère par de l'eau de chlore, le noyau ne tarde pas à se recouvrir d'un enduit de chlorure d'argent qui protége le reste contre l'action du dissolvant. Attaque-t-on par l'eau salée l'ammoniaque ou l'hyposulfite de soude ce noyau devenu rebelle, le chlorure d'argent se dissout à la vérité, mais il laisse derrière lui une couche d'or métallique qui résiste à son tour à l'action des dissolvants du chlorure d'argent.

Après bien des essais et bien des tâtonnements, l'auteur a fini par expérimenter l'idée la plus simple, c'est-à-dire d'associer les deux dissolvants, le chlore et le chlorure de sodium; en conséquence, il prend de l'eau salée concentrée et saturée de chlore et y fait digérer l'alliage aurifère. S'agit-il de minerai de ce genre, on commence par le griller, puis on lessive avec le dissolvant dont nous venons de parler; le chlore attaque les parties métalliques et les transforme ensuite en chlorure que le sel marin vient dissoudre.

On pense que ce dissolvant pourra servir à traiter les minerais pauvres qui se sont, jusque-là, refusés à une extraction économique.

J. NICKLES.

<sup>(1)</sup> Polyt. Notizblatt, t. XVIII, p. 286.



CAPSULATEUR VIEL Google

## CAPSULATEUR VIEL

Breveté S. G. D. G.

Instrument à l'aide duquel on peut mettre en Capsules, Globules ou Perles, tous les Médicaments susceptibles de l'être, pourvu qu'ils scient sans action disselvante sur la composition de la Pâte servant à les envelopper.

#### $\sim$

Comme on le voit, par le dessin ci-joint, cet instrument se compose : le d'un hâti en fonte A sur lequel sont placées toutes les pièces en formant l'ensemble: 2º d'un tiroir B. portant une plaque moule à son extrémité X: cette plaque moule est placée en regard d'une deuxième plaque moule C.cette dernière, qui est fixe est placée sur le bâti A. Chaque plaque est entourée d'un châssis mobile servant à mesurer exactement la quantité de matières que peuvent renfermer les moules de chaque paire de plaques; 3' d'un soudeur D.E. formé de deux pièces. Cont la mission est de souder sur leurs bords les bandes de pâte F.F. de facon à former un boyau destiné à recevoir le liquide à capsuler. Ce soudeur est élevé au-dessus de la plaque moule C. à une distance double de la hauteur des plaques, de telle sorte que les bandes de pâte sont soudées sur une longueur triple de la quantité qu'il faut pour couvrir la surface des moules, ce ami nermet d'avoir du liquide dans le boyau, au fur et à mesure du travail. 4º de bobines G G, sur lesquelles sont enroulées les bandes de pâte F, F : nous faisons ces bandes à l'aide de règles sur lesquelles nous étendons la pâte chaude. nos règles ont deux mètres: Il nous serait aussi facile de les avoir de dix Ce mode de faire nos bandes nous permet de les étendre d'une épaisseur parfaitement uniforme. Notre pâte sêche n'a pas plus d'un demi millimètre d'épaisseur. 5º d'un entonnoir H en verre en forme de boule, muni de robinets, et portant à sa base une douille descendant presque sur la plaque C: 6º d'un levier I. servant à descendre la quantité exacte de pâte, pour chaque opération, c'est-àdire pour faire le nombre de Globules correspondant à celui des monies des plaques: pous avons des plaques de 25, 30 et 60 moules dont chaque Globula renferme 2, 4 ou 6 gouttes de liquide; 7º de volants I et K, dont la mission est d'aider l'opérateur: 8° et enfin, sur le bâti et au-dessous de la plaque C est établi une puverture par laquelle tombent, dans un tiroir disposé sous l'établi. les produits au fur et à mesure qu'ils se fabriquent.

Comme on le voit par cette description, lorsqu'on veut travailler, il suffit de descendre les bandes de pâte enroulées sur les bobines, entre le soudeur, (préalablement ouvert) jusqu'à sa base, de fermer le soudeur à l'aide du volant K, ce qui permet de presser les bords de la pâte, d'ouvrir le soudeur, de descendre la pâte à l'aide du levier, de répéter trois fois cette opération, de r'enlever le levier chaque fois qu'on a fermé le soudeur, puis de donner au volant J le mouvement nécessaire pour faire arriver la plaque fixée à l'extrémité du tiroir B sur la plaque C, le boyau de pâte étant descendu entre les plaques, d'exercer une pression sur cette pâte pour en souder la partie inférieure de façon à former un sac, de donner au volant J un mouvement en sens inverse du premier, de descendre de nouveau la pâte, puis d'ouvrir le robinet L pour laisser arriver dans le sac la quantité de liquide nécessaire, puis à l'aide du volant J de fâtre arriver de nouveau la plaque du tiroir B sur celle fixe C, comme ci-dessus, pour diviser, emplir, souder et détacher 25, 30 ou 60 Globules d'un seul et même coup.

# Exposé d'une nouvelle méthode propre au dosage de l'éther sulfurique.

#### Par MM. Jules REGNAULD et ADRIAN.

L'imperfection du procédé généralement employé pour apprécier le titre de l'éther sulfurique offre dans la pratique plusieurs inconvénients. C'est dans l'espoir de les faire disparaître que nous avons recherché une méthode qui permette de déterminer rapidément et avec une approximation suffisante la richesse de l'éther fourni par le commerce à la pharmacie et à l'industrie. Il est permis de penser que, si depuis longtemps aucun essai de ce genre n'a été publié, cela tient à l'utilité restreinte du problème plutôt qu'aux difficultés inhérentes à sa solution. Quoi qu'il en soit, notre but sera atteint si les nombreuses expériences auxquelles nous nous sommes livrés contribuent à jeter quelque lumière sur les questions indécises que soulève le dosage de l'éther sulfurique.

Les traités de pharmacie et les pharmacopées françaises prescrivent l'emploi de l'aréomètre pour estimer la valeur de l'éther sulfurique. Les uns indiquent le pèse-esprit de Baumé (1), les autres le pèse-liqueur de Cartier (1). Quelques auteurs enfin, après avoir décrit les moyens de rectifier et de purifier l'éther sulfurique et avoir fait connaître la densité de l'éther pur, ne mentionnent nullement le titre de celui qui est destiné à l'usage pharmaceutique. Ces derniers laissent supposer que, suivant eux, l'éther pur doit seul servir à la confection des médicaments dont ce liquide est le véhicule.

De ce défaut d'accord résulte une consusion d'autant plus grande que, comme les aréomètres pèse-éther livrés aux pharmaciens et aux industriels portent rarement l'indication de la

<sup>(1)</sup> Parmentier, Code pharmaceutique, p. 418. — Soubeiran, Traité de pharmacie, t. II, p. 572, 6° édition. — Lecanu, Cours complet de Pharmacie, t. II, p. 457.

<sup>(2)</sup> Codex français, édit. de 1837.

hase de leur graduation, il existe de regrettables discordances entre les données qu'ils fournissent. On comprend qu'il doit en être ainsi lorsque l'on se rappelle que vers les degrés qui correspondent sur l'échelle aux titres usuels, il v a une différence de près de cing divisions entre l'aréomètre de Baumé et celui de Cartier. En comparant un certain nombre de pèse-éther pris au hasard dans divers établissements, nous avons constaté sur des éthers identiques, essavés à la même température, des divergences s'élevant à sept divisions de l'aréomètre de Baumé. Cet écart correspond à une différence de densité égale à 0,036 ; or. entre l'éther pur dont la densité est 0.720 à + 15° et l'éther à 56° B. du Codex qui possède une densité de 0.758 la différence est 0.038. Ce dernier, d'après nos recherches, sur 1000 centimètres cubes ne contient néanmoins que 710 centimètres enbes . d'éther, les 290 gentimètres cubes restant étant constitués par un mélange d'alcool et d'eau.

De ces premières considérations il est permis de conclure que les usages reçus ont laissé subsister beaucoup d'indécision relativement aux moyens aréométriques propres à juger de la richetse d'un éther. Il était facile de porter un premier remêde à cet état de choses, en convenunt de se servir exclusivement de l'arécmètre de Baumé. Le pèse-esprit de Cartier n'ayant sur ce dernier aucun avantage et n'en étant même qu'une insignifiante contrefaçon, méritait peu l'honneur d'une consécration officielle. On pouvait encore, et cela eût été préférable, prescribe l'emploi d'un densimètre gradué d'après les méthodes volumétriques de Gay-Lussac.

Il est une remarque sur laquelle il importe également d'appeler l'attention, les traités spéciaux ne font pas mention de la température à laquelle on doit déterminer le titre de l'éther.

Gette omission est des plus sérieuses, car ce liquide est doué d'une dilatabilité considérable, laquelle influe énergiquement sur la densité pour de faibles variations de la température. Il résulte des expériences de Gay-Lussac(1), vérifiées et complétées par les recherches de M. Isid. Pierre (2) que la dilatation de

<sup>(1)</sup> Ann. de Chim., t. II, p. 130, 2º série.

<sup>(2)</sup> Ib., t. XV, p 325. 3° série.

l'éther est telle que ce liquide pur offre les denaités suivantes à diverses températures :

| Densités de l'éther pur. |         | Températures. |  |  |  |
|--------------------------|---------|---------------|--|--|--|
|                          | 0,697   | + 35°         |  |  |  |
|                          | Q,711 · | + 24°         |  |  |  |
|                          | 0,715   | + 20°         |  |  |  |
|                          | 0,720   | + 15°         |  |  |  |
| •                        | 0,723   | + 12°,5       |  |  |  |

Nous avons trouvé en opérant sur de l'éther pharmaceutique marquant rigoureusement 56° Baumé à +15° des résultats analogues et qui démontrent la nécessité de prendre le titre à une température toujours identique.

Éther à 56° Baumé.

| Densitės. | Températures |
|-----------|--------------|
| 0,7624    | + 10°        |
| 0,7580    | + 15°        |
| 0,7527    | + 20°        |
| 0,7423    | + 30°        |

Les expériences fondamentales de Gay-Lussac pour la construction de l'alcoomètre centésimal ayant été éxécutées à + 15°, nous avons adopté cette température dans tous les essais dont nous donnerons bientôt la relation.

D'après ces réflexions préliminaires on voit que, si l'on avait seulement à constater la pureté d'un éther, on pourrait faire usage d'un densimètre gradué pour une température déterminée en s'astreignant à la condition d'opérer à cette même température. Mais une seule expérience densimétrique permet-elle de juger de la valeur d'un éther d'après les dépressions de son titre? En aucune façon. Tout ce que l'on peut affirment à la suite d'une opération de ce genze, c'est qu'un éther est pur lorsque son point d'affleurement sur le densimètre à la température choisie est d'accord avec la notion que l'on possède sur la densité de l'éther dans ces conditions spéciales; mais dès qu'il y a écart, tout devient indéterminé quant à la richesse réelle du liquide la solution du problème ne peut pas résulter d'une seule détermination puisque la variation de la densité dépend de trois éléments, l'éther, l'alcool et l'eau.

On ne peut, au moyen d'une seule expérience sur la densité

d'un éther, apprécier les proportions d'alcool et d'eau qui accroissent son poids spécifique. C'est pourtant ce dernier problème qu'il y a le plus souvent lieu de résoudre; c'est le seul qui offre un intérêt manifeste. Il serait peu exact de croire que même pour les éthers dont le titre est élevé, ces variations de la densité avec les proportions d'alcool et d'eau sont de peu d'importance. On verra plus loin que l'on peut avoir des éthers au même titre, 60° B. par exemple, dans lesquels le volume d'alcool varie depuis 9/100 jusqu'à 22/100, suivant qu'ils renferment une certaine quantité d'eau en plus ou en moins.

Ces différences notables entre les quantités d'alcool contenues dans un éther possédant le même titre nous ont conduits à penser qu'il y a utilité certaine à trouver un procédé pratique propre à déceler les proportions d'alcool et d'eau dans un éther quelconque. Nous allons indiquer brièvement les idées qui nous ont guidés dans cette recherche, nous donnerons ensuite quelques détails sur les expériences et les observations qui ont permis d'établir les règles du manuel opératoire auquel nous nous sommes arrêtés.

Lorsque Gay Lussac a posé les bases expérimentales de son travail sur l'alcoomètre centésimal, il avait à traiter deux liquides, l'alcool et l'eau, dont les mélanges en proportions variables offrent à une même température des densités qui augmentent irrégulièrement. Déterminer exactement les contractions pour des mélanges faits dans des rapports croissants pour l'un des termes et noter, dans chaque cas, les points d'affleurement d'un flotteur délicat, tel a été le procédé simple et rationnel adopté par ce savant illustre. On sait de reste les développements remarquables donnés à l'ensemble du mémoire; ils sont tels que la série des tables renfermées dans l'instruction pour l'usage de l'alcoomètre centésimal permet de résoudre immédiatement les questions nombreuses et variées que soulèvent les importantes transactions dont les mélanges d'alcool et d'eau sont l'objet.

Le problème si élégamment résolu pour l'alcool est plus compliqué pour l'éther, car, tandis qu'un seul essai aréométrique permet de connaître le volume d'eau ajouté à un certain volume d'alcool absolu pour augmenter la densité d'une certaine fraction, une seule opération du même genre ne donne qu'une notion vague sur la valeur d'un éther. Or si, la densité d'un éther étant une première fois déterminée, on pouvait lui soustraire toute l'eau qu'il contient, on aurait un liquide simplement formé d'éther et d'alcool. Une seconde détermination densimétrique portant sur ce dernier, ferait connaître sa composition, en admettant que, par des expériences préalables, on eût fixé les densités des mélanges d'éther pur et d'alcool absolu. Si l'on suppose que, pour une même température et entre certaines limites, en dehors desquelles il est inutile d'opérer, on ait pris les densités de mélanges formés en volume de la façon suivante:

Ether pur. . . . . 99/100, 98/100, 97/100, . . . 63/100, 621/100 Alcool absolu. . . 1/100, 2/100, 3/100, . . . 37/100, 38/100

on aura une première base, dont on pourra se servir pour établir expérimentalement les quantités d'eau qu'il est nécessaire d'ajouter à chacun de ces mélanges, afin de les amener à des densités croissant graduellement jusqu'aux derniers termes que l'on ait intérêt à connaître. Si de telles séries de nombres étaient établies, et s'il était possible d'enlever à un éther toute l'eau qu'il renferme, sans altérer les proportions d'éther et d'alcool. on aurait à sa disposition un procédé vraiment analytique. En cherchant la densité du mélange primitif, on obtiendrait une première indication numérique indéterminée, mais dont le sens deviendrait précis dès que l'on aurait pris la densité du mélange d'éther pur et d'alcool absolu restant après l'action du corps absorbant. Ainsi, la deuxième densité donnant les proportions respectives d'éther et d'alcool, la première ferait connaître la quantité d'eau qui y était associée. Telle est la base de la méthode proposée dans ce travail, elle entraîne la détermination exacte d'un très-grand nombre de densités, et, vu la volatilité de l'éther, elle offre de notables difficultés d'exécution. On verra bientôt que beaucoup de faits incertains restaient à élucider avant d'arriver à une réalisation même incomplète du plan que l'on s'était tracé. Nos études préalables ont d'abord dû porter sur le choix d'un agent de déshydratation; les données qu'elles ont fournies sont consignées dans les chapitres qui Yout suivre.

De la déshydratation des mélanges d'éther, d'alcool et d'eau.— L'éther pur exerce sur l'eau un pouvoir dissolvant très-faible; l'éther pur et l'alcool absolu se dissolvent en toute proportion; il en est de même pour l'alcool absolu et l'eau. De ces faits bien connus, il résulte que l'éther alcoolisé dissout des proportions notables d'eau et que les quantités de ce dernier liquide qui entrent en dissolution sont d'autant plus grandes que le rapport de l'alcool à l'éther est lui-même plus considérable dans le mélange.

Quel est, parmi les substances communes, le meilleur agent de déshydratation de ces solutions complexes? dans quelles limites s'exerce son action? Telles sont les questions que nous avons dû examiner et auxquelles les essais dont nous donnerons un court résumé ont permis de répondre. Les propriétés que l'on a dû rechercher étant celles d'un composé doué d'une affinité considérable pour l'eau et complétement incapable d'altérer ou de fixer soit l'alcool, soit l'éther, les expériences ont porté sur la chaux et sur quelques sels desséchés. On a bientôt reconnu qu'aucune de ces substances n'est capable, par simple contact, d'enlever à un mélange d'éther et d'alcool toute l'eau qui peut lui être associée.

L'acétate de potasse et le sulfate de soude possèdent un pouvoir déshydratant peu énergique; ils ne privent l'alcool que de
faibles quantités d'eau et ne satisfont que très-incomplétement
aux conditions du problème. Le chlorure de calcium fondu
absorbe l'eau avec force, mais il fixe également une notable proportion d'alcool; son emploi a dû être rejeté. La chaux parfaitement calcinée enlève à l'alcool, d'une façon presque
complète, l'eau que ce dernier peut contenir; mais cette base
en s'hydratant se divise en une poudre excessivement fine, surtout lorsque l'on agite le liquide. La séparation de la partie
tenue en suspension est très-lente, et ne s'opère pas en une
couche assez dense pour qu'il soit facile de décanter le liquide
surnageant. Cette difficulté expérimentale nous a obligés à renoncer à l'usage de la chaux, aussi bien qu'à celui du sulfate de
cuivre anhydre qui offre identiquement les mêmes inconvénients.

Après de nombreux essais dont la relation est sans intérêt, nous avons donné la préférence à l'emploi du carbonate de

potasse. Ce sel, bien désséché par une calcination au rouge sombre, peut toujours, lorsqu'il est ajouté, en proportion suffisante, ramener à un titre identique, soit l'alcool hydraté, soit un mélange d'éther et d'alcool hydraté, latroduit en poudre et agité dans ces liquides, il s'agglomère graduellement sous l'influence de l'exu, et se dépose avec facilité en laissant ou liquide une transparence absolue. Voici du reste la relation des principales expériences dans lesquelles se manifestent les phénomènes résultant du contact du carbonate de potasse sec avec l'éther hydraté et avec l'éther alcoolique hydraté.

Action du carbonate de potasse sec sur l'éther sulfurique hydraté.—L'éther pur entièrement privé d'alcool ne dissout qu'une faible proportion d'eau dont le maximun est inférieur à 19700 en volume, et se trouve compris entre 0,6 et 0,8 pour 160, à la température de + 15°. Le tableau suivant résume bien les phénomènes observés pour de l'éther pur possédant une densité de 0,720 à + 15°.

| Mélanges d'éther pur et d'eau. | Densités à + 15°. | Phénomènes observés.                                     |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Ether pur 90cc + eau 2cc       | 0,7287            | couche d'eau en excès au fond du vase.                   |
| Éther pur 99°° + eau 1°°       | 0,7237            | gouttelettes d'eau visibles<br>i sur les parois du vase. |
| Éther pur 99 + can 9 c,8       | 0,7236            | { légère opalescence par l'a-<br>} gitation du liquide.  |
| Éther pur 99°° + eau 0°°,6     |                   | transparence parfaite après l'agitation.                 |

On voit, d'après ces résultats, que l'éther exige environ 7/1000 d'eau pour se saturer à + 15°, c'est-à-dire qu'un litre d'éther pur dissout sensiblement 7 grammes d'eau. On voit de plus que sous cette influence la densité de l'éther augmente de 0,720 à 0,723 à + 15°.

L'éther pur hydraté abandonne facilement au carbonate de potasse l'eau qu'il tient en dissolution. Nous avons constaté en effet que, si l'on prend 100 centimètres cubes des mélanges précédents dont la densité = 0,723, par un contact et une agitation plusieurs fois répétée avec 45 grammes environ de carbonate de potasse, on ramène l'éther à sa densité primitive de 0,720.

Action du carbonate de potasse sec sur les mélanges d'éther,

d'alcool et d'eau.—Le carbonate de potasse enlève de l'eau à l'alcool hydraté. Cette action a des bornes que l'on peut toujours atteindre en augmentant le poids du sel relativement à
la quantité d'alcool, mais elles ne peuvent pas être dépassées. Soubeiran (1) a montré que l'on peut amener un alcool
quelconque au titre de 95° centésimaux par l'emploi d'une proportion suffisante de carbonate de potasse. Nous avons reconnu
l'exactitude de cette limite; l'équilibre qui s'établit paraît être
dû à une sorte d'antagonisme entre l'alcool et le sel alcalin
exercant simultanément leur action attractive pour l'eau.

Lorsque l'on a affaire à un mélange triple d'alcool, d'eau et d'éther, les phénomènes sont analogues mais ne se passent pas tout à fait de la même manière, surtout, et c'est le seul cas intéressant pour ces recherches, quand la quantité d'alcool est notablement inférieure à celle de l'éther. En présence de l'affinité de l'éther pour l'alcool, ce dernier composé retient avec une moindre énergie l'eau à laquelle il est uni, et le carbonate de potasse peut lui en soustraire une plus grande proportion. Les expériences suivantes nous ont montré quel est le nouveau terme de déshydratation auquel on atteint dans ces nouvelles conditions.

| Éther pur<br>et alcool<br>temp. + 15°.            | Densité<br>du mélange<br>à + 15. | Densité à + 15°<br>après l'action<br>du carbonate de potasse. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ether 90cc } Alcool à 95 cent 10                  | 0,730                            | 0,728                                                         |
| Éther                                             | 0,740                            | 0,738                                                         |
| Éther 95 <sup>cc</sup> }                          | 0,727                            | 0,726                                                         |
| Éther 90°° } Alcool à 96 cent 10                  | 0,731                            | 0,720                                                         |
| Éther 85 <sup>cc</sup> )<br>Alcool à 96 cent 15   | 0,737                            | 0,736                                                         |
| Ether 80 <sup>cc</sup> }<br>Alcool à 96 cent 20 } | 0,742                            | 0,740                                                         |
| Ether 75 <sup>cc</sup> Alcool à 97 cent 25        | 0,748                            | 0,747                                                         |
| Ether                                             | 0,745                            | 0,745                                                         |
| Ether 65 <sup>cc</sup> } Alcool à 98 cent 35      | 0,755                            | 0,755                                                         |

<sup>(1)</sup> Traité de pharmacle, t. I, p. 97, 6º édition.

La quantité de sel ajoutée à chacun des mélanges était de 45 grammes pour 100 centimètres cubes; elle est plus que suffisante pour obtenir le maximum d'action. A l'appui de ce fait nous nous bornerons à citer l'expérience suivante, portant sur de l'éther à 56°B. dont la densité à + 15° = 0,758.

| Ėther     | Carbonate de potasse. | Densités. |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 100 gram. | 15 gram.              | 0,750     |
| 100       | 30 —                  | 0,748     |
| 100 —     | 45 —                  | 0,747     |
| 100 —     | 60 —                  | 0,747     |

Il est évident que pour une opération qui porte sur 100° d'éther au lieu de 100 grammes, 45 grammes de sel dépassent la limite.

Les nombres précédents, résultats moyens d'essais multipliés, montrent que pour des mélanges dans lesquels la proportion d'éther est plus de deux fois supérieure à celle de l'alcool, le carbonate de potasse exerce une influence déshydratante marquée tant que l'alcool n'a pas atteint le titre de 98° cent. A partir de ce degré, le sel n'enlève pas sensiblement d'eau au mélange. De plus, en prenant les deux termes extrêmes que peut réclamer la pratique, l'éther contenant 5/100 d'alcool à 98° cent. et le même liquide associé à 35/100 d'alcool, on constate que la densité des mélanges reste invariable après un contact suffisamment prolongé avec le carbonate de potasse.

| Mélange d'éther pur<br>et d'alcool<br>temp. + 15°. | Densité à + 15°. | Densité à + 15°<br>après l'action<br>du carbonate de potasse. |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ether 95 <sup>cc</sup> Alcool à 98 cent 5          | 0,725            | 0,725                                                         |
| Ether 65 <sup>cc</sup> { Alcool à 98 cent 35       | 0,755            | 0,755                                                         |

Entre les limites mentionnées plus haut, le carbonate de potasse ne fait éprouver aucune modification sensible à la densité d'un mélange d'éther pur et d'alcool à 98° cent.

Lorsque l'on ajoute une certaine quantité d'eau à un tel mélange dont la densité est connue, on peut le ramener à celle-ci par la seule influence du carbonate de potasse. On a pris un mélange contenant 75° d'éther pur et 25° d'alcool à 98° cent., dont la densité à + 15° est 0,745. Gelle-ci a été portée au-delà de 0,760 par l'addition de l'eau; or, le carbonate de potasse a laissé un liquide possédant la densité de 0,745, qui est celle de l'éther associé à 25/100 d'alcool à 98° cent.

De tous les faits précédents, on est en droit de conclure :

1° Que la densité d'un mélange d'éther pur et d'alcool à 98° cent., quelle que soit la proportion relative des deux liquides, n'éprouve aucun changement appréciable sous l'influence du carbonate de potasse;

2° Que si à un mélange quelconque d'éther et d'alcool à 98° cent, on ajoute une quantité d'eau suffisante pour amener sa densité jusqu'à 0,758 = 56° B., qui est le dernier terme utile à considérer, on peut toujours, par l'addition du carbonate de potasse sec, soustraire au mélange une quantité d'eau telle qu'il soit exclusivement composé d'éther pur et d'alcool à 98° cent.

L'impossibilité d'enlever par simple contact à un mélange d'éther et d'alcool hydraté toute l'eau qui y existe, nous a obligés de renoncer à l'exécution complète de notre plan primitif. Les expériences qui devaient porter sur des mélanges d'éther pur et d'alcool absolu ont été réalisées pour des mélanges d'éther pur et d'alcool à 989 cent. La présente méthode ayant pour but l'examen des éthers obtenus industriellement, nous avons dû étudier un grand nombre de ces produits offrant des titres très-divers. Il importe de noter que tous sans exception, depuis l'éther à 62° B. jusqu'à l'éther dit à 65° B. dans le commerce, dont la densité à + 15° est voisine de 0,724, nous ont offert une dépression plus ou moins grande de leur densité sous l'influence du carbonate de potasse. Les résultats inscrits au tableau (A) sont donc applicables aux éthers fournis par l'industrie, puisque quelque faible que soit la proportion d'alcool qu'ils contiennent, la quantité d'eau qui s'y trouve associée dépasse constamment celle qui est nécessaire pour le constituer au titre de 98° cent. Du reste, pour les éthers à 65° B. du commerce, les seuls qui pourraient par exception renfermer de l'alcool à un titre supérieur à 98° cent., nous avons constaté que l'erreur commise en prenant les nombres du tableau est

moindre que 1/200 du volume de l'éther, qui est la limite de précision que comporte le procédé.

Les volumes d'éther pur et d'alcool à 98° cent. ont été mesurés à + 15°, et les densités déterminées à cette même température. La densité de l'éther pur employé était 0,720 à + 15°; celle de l'alcool à 98° cent. était 0,804. Nos expériences ont donné les résultats suivants:

| Mėlanges | d'éthe | r pur | et ( | d'alcool | à 98¢      | cent. | Densités à + 15°. |
|----------|--------|-------|------|----------|------------|-------|-------------------|
|          | Éther  | 9500  | +    | afcool   | 5~         |       | 0,725             |
|          |        | 90    | +    |          | 10         | •     | 0,720             |
| ٠ -      | ` —    | 85    | +    | -        | 15         |       | 0,735             |
|          |        | 80    | +    |          | 20         |       | 0,740             |
|          | _      | 75    | +    | _        | 25         |       | 0,745             |
|          | -      | 70    | +    | -        | 30         |       | .0,750            |
|          |        | 65    | +    |          | <b>3</b> 5 |       | 0,7:55            |
|          |        | 60    | 4    |          | 40         |       | 0.760             |

Cette série de densités a permis d'inscrire dans le tableau zénéral (A) la seconde ligne horizontale, laquelle comprend les densités des mélanges correspondants d'éther pur et d'alcool à 98° cent, mentionnés dans la première. Bien que les nombres obtenus expérimentalement comprennent seulement les résultats pour des mélanges variant de 5/100, on s'est cru autorisé, après vérification de plusieurs intermédiaires, à v insérer les changements de la densité pour 1/100. Il est impossible, en effet, de ne pas être frappé de la régularité des accroissements de la densité avec les augmentations du volume relatif de l'alcoel à l'éther. On serait tenté à priori d'attribuer ce phénomène à une absence de contraction; mais cette supposition manque d'exactitude. Il suffit, pour le démontrer, de calculer les densités moyennes de chacun des mélanges, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a ni contraction ni dilatation. On obtient ainsi une série de nombres qui tous sont plus faibles que ceux trouvés expérimentalement. Nous rapprocherons, dans le tableau suivant, les nombres ainsi calculés des résultats fournis par l'expérience pour les mélanges fondamentaux tl'éther pur et d'alcool à 98/100:

|       | Co     | mpo | sition |        | Densitės     | à + 15°                 | Différences | Contractions    |
|-------|--------|-----|--------|--------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|       |        |     | anges  |        | _            |                         | d' - d      | $1-\frac{a}{d}$ |
|       | en     | vol | umes.  |        | d calculées. | d' expéri-<br>mentales. |             |                 |
| Éther | 95/100 | +   | alcool | 5/100  | 0,7242       | 0,725                   | 0,0908      | 0,002           |
|       | 90/100 | +   | _      | 10/100 | 0,7284       | 0,730                   | 0,0016      | 0,003           |
|       | 85/100 | +   | -      | 15/100 | 0,7326       | 0,735                   | 0,0024      | 0,004           |
|       | 80/100 | +   |        | 20/100 | 0,7368       | 0,740                   | 0,0032      | 0,005           |
|       | 75/100 | +   |        | 25/100 | 0,7410       | 0,745                   | 0,0040      | 0,006           |
|       | 70/100 | +   | `      | 30/100 | 0,7452       | 0,750                   | 0,0048      | 0,007           |
| -     | 65/100 | +   | .—     | 35/100 | 0,7494       | 0,755                   | 0,0056      | 0,008           |

La comparaison des densités calculées avec celles obtenues

directement donne les nombres inscrits dans la colonne des différences. On voit immédiatement que dans celle-ci, à partir de la première valeur correspondant à 5/100 d'alcool jusqu'à la dernière, chaque nombre diffère de celui qui le suit de 0,0008, qui exprime la première augmentation de densité. En d'autres termes, les accroissements que subit la densité moyenne dans les mélanges successifs est exactement proportionnelle aux quantités d'alcool qu'ils contiennent. Pour comparer entre elles les contractions, il suffit d'obtenir pour chaque mélange les valeurs de  $1 - \frac{d'}{d}$ , dans lesquelles d est la densité moyenne et d la densité expérimentale. On trouve ainsi que la contraction croît de 0,001, depuis le nombre 0,002 trouvé pour le mélange à 5/100 d'alcool, jusqu'à 0,008, qui correspond à celui qui contient 35/100.

Du reste, ces résultats sont d'accord avec ceux consignés par Dalton (1) dans un travail relatif aux densités de différents mélanges d'éther à 0,720 et d'alcool possédant une densité de 0,830 à la température de + 20°.

Il nous reste, pour compléter l'ensemble des expériences, à chercher quelles sont les variations de la densité dépendant de l'influence exercée par l'eau sur les précédents mélanges d'éther et d'alcool à 98° cent. Nous avons vu que l'éther pur dissout seulement 0,70 pour 100 d'eau à + 15°; après quelques tâtonnements, nous avons trouvé que l'éther contenant 1/100

<sup>(1)</sup> Annales générales des sciences physiques, t. IV, cah. 11.

d'alcool à 98° cent., et dont la densité égale 0,721, prend 1/100 d'eau pour se saturer, et que la densité, par cette addition d'eau, s'élève à 0,726. Pour des mélanges d'éther et d'alcool dans lesquels la proportion de ce dernier va en augmentant de 1/100, on obtient les nombres suivants:

| Éther pur additionné<br>d'alcool à 98 cent. | Volume du mélange.<br>T | Volume d'eau.<br>empérature de + 15°. | Densités. |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1/100                                       | , <b>99</b> ec          | 1 **                                  | 0,726     |
| 2/100                                       | 99                      | 1                                     | 0,727     |
| 3/100                                       | 99                      | 1                                     | 0,728     |
| 4/000                                       | 99                      | . 1                                   | 0,729     |
| 5/100                                       | 99                      | 1 .                                   | 0,730     |
| 10/100                                      | <b>9</b> 9              | 1                                     | 0,735     |
| 20/100                                      | 99                      | 1                                     | 0,745     |
| 30/100                                      | 99                      | 1                                     | 0,755     |

La proportion d'eau ajoutée à chacun des mélanges étant constante, 1/100 du volume, on observe un accroissement régulier de la densité pour la succession des mélanges dans lesquels le volume relatif de l'alcool à l'éther croît de 1/100.

En recherchant, pour des mélanges dans lesquels la proportion d'alcool augmente de 5/100, l'effet produit par l'addition de 1/100 d'eau, on constate que la différence entre la densité réelle et la densité moyenne est d'-d=0,002, d'où l'on déduit pour la contraction  $1-\frac{d'}{d}$  une valeur identique 0,003.

Les résultats de cette comparaison sont inscrits dans le tableau suivant :

| Mélanges.                                       | Densité<br>calculée d. | Densité<br>réelle d' | Différence<br>d'd. |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Mélange<br>à 5/100 alcool 99/100 + eau 1/100    | 0,728                  | 0,730                | 0,002              |
| Mélange<br>à 10/100 alcool } 99/100 + eau 1/100 | 0,733                  | 0,735                | 0,002              |
| Mélange<br>à 15/100 alcool } 99/100 + eau 1/000 | 0,738                  | 0,740                | 0,002              |
| Mélange<br>à 20/100 alcool } 99/100 + eau 1/100 | 0,743                  | 0,745                | 0,002              |
| Mélange<br>à 25/100 alcool } 99/100 + eau 1/100 | 0,748                  | 0,750                | 0,002              |
| Mélange<br>à 30/100 alcool } 99/100 + eau 1/100 | 0,753                  | 0,755                | 0,002              |

En cherchant les effets d'une augmentation progressive de la

quantité d'eau sur de l'éther alosolisé, on trouve qu'un mélange d'éther et d'alcool à 98° cent, no dissout exactement 2/100 de son volume d'eau que lorsque la quantité d'alcool s'élève à 5/100 du volume d'éther. Si la proportion d'eau demeure constante pour chaque terme de la série des éthers alcoolisés à divers titres, les densités conservent entre elles des relations simples, analogues à celles qui ont été précédemment observées. Seulement, dans ce dernier cas, les différences d'—d, tout en restant constantes, deviennent égales à 0,005, et la contraction

1 —  $\frac{d'}{d}$  s'élève à 0,007 pour des mélanges où la proportion d'alcool va en croissant de 5/100.

Nous donnons, dans les deux tableaux ci-joints, les résultats de cette seconde série d'expériences relatives aux effets consécutifs à l'addition de 2/100 de leur volume d'eau à l'ensemble des mélanges d'éther pur et d'alcool à 98° cent. :

Volume

Éther pur additionné

d'elacal à ces cent

| d arong ta 38, cent. as meli        |             | temperan               | ue de 🕁 🖘 .           |                      |  |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 5/100                               | 98**        |                        | 2∝                    | 0,735                |  |
| 6/100                               | .98         |                        | 2                     | 0,736                |  |
| 7/100                               | 98          |                        | 2                     | 0,737                |  |
| 10/100                              | 98          |                        | 2                     | 0,740                |  |
| 20/100                              | ●8          | •                      | 2                     | 0,750                |  |
| Mélanges.                           | ·           | Densité<br>calculée d. | Densité<br>récile d'. | Différences<br>d'—d. |  |
| Mélange<br>\$ 5/100 alcool } 98/100 | + em 2/180  | <del>0,73</del> 0 -    | 0,736                 | 0,005                |  |
| Mélange<br>à 10/100 alcool } 98/100 | + eau 2/100 | 0,735                  | <b>Q,740</b>          | 0,005                |  |
| Mélange<br>à 15/100 alcool   98/100 | + eau 2/100 | 0,740                  | 0,745                 | 0,005                |  |
| Mé'ange<br>à 20/100 alcool 98/100   | + eau 2/100 | 0,745                  | 0,750                 | 0,005                |  |
| Mélange<br>à 25/100 alcool } 98/400 | + eau 2/100 | 0,750                  | 0,755                 | 0,005                |  |
| Mélange<br>à 30/100 alcool } 98/100 | + eau 2/100 | 0,755                  | 0,760                 | 0,005                |  |
|                                     |             |                        |                       |                      |  |

Des opérations semblables aux précédentes ont été exécutées pour des quantités croissantes d'eau, et l'on a reconnu ainsi que l'éther doit être additionné de 10/100 d'alcool à 98° cent. pour dissoudre 3/100 de son volume d'eau. Les rapports entre les nombres exprimant les densités sont aussi simples que

Densités.

Volume d'esta

tampingues de J. 44°.

|                                                                |                          | 1                  |                    |                 |                    |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| PROPORTIONS 1<br>d'éther pur e<br>à 98°                        | en volume<br>et d'alcool | Alcool<br>à 98° C. | <b>O</b><br>p. 100 | <b>4</b> p. 100 | <b>9</b><br>p. 100 | <b>9</b><br>100 | <b>20</b> p. 10 |
|                                                                | DENSITÉS<br>le ces mélai | nges.              | 720                | 721             | 722                | <b>5</b> 9      | 740             |
|                                                                |                          | 0,20               | 721                | 722             | 723                | 140             | 741             |
|                                                                |                          | 0,40               | 722                | 723             | 724                | 741             | 749             |
| u.                                                             |                          | 0,60               | 723                | 724             | 725                | 742             | 743             |
| D'EA1                                                          | ıj.                      | 0,80               | »                  | 725             | 726                | 743             | 74              |
| ET                                                             | .86                      | 1,00               | »                  | 726             | 727                | 744             | 74              |
| ົ .<br>ອ                                                       | sool à                   | 1,20               | »                  | »               | 728                | 745             | 74              |
| <b>V</b>                                                       | d'alc                    | 1,40               | »                  | · »             | »                  | 746             | 74              |
| SITES DES MÉLANGES D'ÉTHER PUR, D'ALCOOL A 98° C. ET D'        | pur e                    | 1,60               | »                  | »               | »                  | 747             | 748             |
|                                                                | ther                     | 1,80               | »                  | »               | »                  | 748             | 749             |
| our,                                                           | es d'é                   | 2,00               | »                  | »               | »                  | 749             | 750             |
| IER 1                                                          | élang                    | 2,20               | n                  | »               | »                  | 750             | 75              |
| o'ÉTI                                                          | aux n                    | 2,40               | »                  | »               | »                  | 751             | 75              |
| JES 1                                                          | outée                    | 2,60               | »                  | »               | »                  | 752             | 75.             |
| LAN                                                            | au aj                    | 2,80               | »                  | »               | »                  | 753             | 75.             |
| S MÉ                                                           | ns d'e                   | 3,00               | »                  | »               | , »                | . 754           | 75              |
| DENSITÉS DES MÉLANGES D'ÉTHER PUR, D'ALCOOL A 98° C. ET D'EAU. | ortion                   | 3,20               | »                  | »               | »                  | 755             | 75              |
|                                                                | Prop                     | 3,40               | »                  | »               | •                  | 756             | 75'             |
| DEL                                                            |                          | 3,60               | »                  | »               | »                  | 757             | 758             |
|                                                                |                          | 3,80               | »                  | »               | »                  | 758             | 3 »             |
|                                                                |                          | 4,00               | »                  | »               | »                  | »               | »               |
|                                                                | <b>A</b> .               | i                  | l .                | I               | 1                  | <b></b>         | 1               |

Journ. de Pharm. et de Chimie. 3º SERIE, T. XLV (Mars 18'

dans les cas antérieurement cités, si l'on augmente graduellement les proportions d'alcool, sans faire varier la quantité d'eau. Ces essais ont été poussés jusqu'aux derniers termes, et, par cette succession d'épreuves, on est arrivé à trouver qu'un éther contenant 15/100 d'alcool à 98° cent. acquiert une densité de 0,755 lorsqu'il contient 4/100 de son volume d'eau.

En résumé, on voit que les rapports 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 représentent en volume les quantités d'eau qu'il faut introduire dans des mélanges d'éther et d'alcool à 98° cent. contenant 5/100, 10/100, 15/100, etc., de ce dernier, pour obtenir des mélanges dont les densités sont : 0,730; 0,735; 0,740; 0,745; 0,750; 0,755.

L'ensemble des résultats précédents se trouve consigné dans le tableau général (A) ci-contre, dont la construction et l'usage vont être sommairement expliqués.

La première ligne horizontale contient les proportions d'éther et d'alcool à 98° cent. dans les différents mélanges de ces deux liquides.

Les rapports de l'alcool à l'éther expriment des volumes mesurés à la températuse de + 15°; ils vont en croissant de 1/100 depuis 0 jusqu'à 38/100. Sur la deuxième ligne horizontale sont inscrites les densités à + 15° de chacun de ces mélanges.

La première colonne verticale indique les proportions d'eau ajoutées aux mélanges inscrits dans la première ligne horizontale. A chacun de ces nombres correspond une série de lignes horizontales comprenant les densités résultantes de ces additions d'eau. Les proportions d'eau vont en croissant de 1/500; en effet, il a été constaté expérimentalement que pour faire varier de 0,005 la densité de chaque mélange porté sur la première ligne horizontale, la quantité d'eau eat égale à 1/100 de leur volume; que, pour faire varier leur densité de 0,010, il faut ajouter 2/100 du même liquide et de même 3/100 et 4/100 pour obtenir des accroissements de la densité égaux à 15 et à 20 cent. On a admis en coméquence, et l'expérience a démon-

tré, que l'addition successive de 1/500 d'eau fournit des liquides dont la densité comprend les termes intermédiaires aux nombres: 0,720; 0,725; 0,730; 0,735; 0,740, etc.

Le tableau (A) est à double entrée; lorsque l'on suit la colonne verticale située au-dessous de chaque nombre de la première ligne horizontale, on a la série des densités pour un mélange dans lequel, la proportion d'éther et d'alcool étant constante, le volume d'eau croît de 1/500. Quand, d'un autre côté, on part de l'un des nombres inscrits sur la première colonne verticale, on a, pour une quantité d'eau constante, sur une même ligne horizontale, la suite des densités de mélanges dont la proportion d'alcool va en augmentant de 1/100 par rapport à l'éther pur.

L'application de cette table à la détermination du titre d'un éther est très simple; un exemple la rendra immédiatement intelligible. Supposons qu'un éther quelconque, amené à la température de + 15°, ait offert une densité de 0,748. On voit, en consultant le tableau (A), que cette valeur est indéterminée, puisque le liquide auquel elle convient peut contenir depuis 12 jusqu'à 28 pour 100 d'alcool, avec une faible variation dans la quantité d'eau. Après avoir fait agir le carbonate de potasse, en tenant compte des précautions qui seront bientôt indiquées, on détermine de nouveau la densité à + 15°. Admettons que la seconde densité trouvée soit égale à 0,736.

En lisant les nombres inscrits sur la deuxième ligne horizontale du tableau, on voit que 0,736 est la densité d'un éther contenant 16/100 d'alcool à 98° cent. On suit alors la colonne verticale placée au dessous de 0,736 jusqu'au nombre 0,748, correspondant à la densité initiale, puis, de droite à gauche de 0,748, la ligne horizontale jusqu'à la première colonne verticale indiquant les quantités d'eau, on arrive ainsi à 2,40.

Le tableau montre donc immédiatement que l'on a affaire à un mélange qui, sur 100 centimètres cubes, contient 2°,40 d'eau et 100 — 2,40 = 97°,60 d'un mélange d'éther pur et d'alcool à 98° cent.

La quantité d'éther pur et d'alcool à 98° cent., se déduit du chiffre 16/100 porté sur la première ligne horizontale par la simple proportion : 100 : 16 :: 97,60 : x.

D'où l'on tire pour x, c'est-à-dire, pour le volume d'alcool à 98° cent. contenu dans 97,60 du mélange, le nombre 15,61. En résumé, par ces deux déterminations de densité et grâce aux documents fournis par le tableau, on trouve que l'éther essayé contient:

| Éther pur 100 - (15,61 + 2,40). = | ca.<br>81,99 |
|-----------------------------------|--------------|
| Alcool à 98° cent =               | 15,61        |
| Eau =                             | 2,40         |
| ,                                 | 100.00       |

Veut-on connaître la quantité réelle d'alcool absolu et d'eau, il suffit de chercher par une proportion la quantité d'eau renfermée dans 15,61 parties d'alcool à 98° cent. On retranche cette quantité du nombre trouvé pour l'alcool, et on l'ajoute à celui qui exprime le volume de l'eau. Dans l'exemple choisi 15,61 d'alcool à 98° cent. contenant 0,31 partie d'eau, on a pour composition exacte de l'éther soumis à l'analyse:

Le tableau se trouve naturellement limité dans la première partie aux densités les plus grandes que puissent acquérir, par l'addition de l'eau, les mélanges d'éther avec de faibles proportions d'alcool. C'est ainsi que l'éther peut, en s'hydratant, acquérir une densité supérieure à 0,723; l'éther à 5/100 d'alcool, une densité supérieure à 0,735; celui à 10/100, une densité supérieure à 0,745. La seconde limite est arbitraire et déterminée par les besoins auxquels cette table doit répondre, c'est la densité de 0,758 à + 15°, correspondant à 56 degrés de l'échelle aréométrique de Baumé.

Mode opératoire. — Les expériences dont on vient d'exposer les résultats ont nécessité l'application à ces recherches des procédés les plus exacts de la physique. On a employé le flacon à densité décrit par M. V. Regnault (1), et les pesées ont été

<sup>(1)</sup> Annales de Chim. et de Phys., t. IX, p. 338.

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° SERIE. T. XLV. (Mars 1864.)

exécutées au moyen de balances d'une grande précision. A la rigueur, les auteurs auraient pu s'en tenir aux données générales résumées dans le tableau (A), mais puisqu'il s'agissait d'arriver à des applications, ils ont vérifié leurs résultats en faisant usage de densimètres construits avec soin et, d'après leurs indications, de façon à donner sur leurs tiges, à la température de + 15°, les densités comprises entre 0,718 et 0,760. Les dimensions de la tige sont telles que l'on peut facilement opérer la lecture, l'intervalle entre deux divisions correspondant à une différence de 0,001 dans la densité.

La volatilité de l'éther et sa dilatabilité entraînent un certain nombre de précautions minutieuses; voici celles qu'il importe surtout de ne pas oublier. On verse 300 contimètres cubes environ de l'éther à essayer dans un flacon d'une canacité de 500 cent. cubes, dont le col fermant à l'émeri doit être muni d'un orifice un peu large (0m.015 à 0m.020). L'émonvette à pied destiné à recevoir le densimètre deit avoir une longueur suffisante, et pouvoir être fermée à l'aide d'un bouchon de verre rodé, dans le centre duquel est fixé un crochet auguel on suspend facilement un petit thermomètre. On pèse pour l'essai 150 grammes de carbonate de potasse parfaitement desséché. La température de la pièce où l'on opère doit être voisine de + 15°, et que cette condition soit ou ne soit pas remplie, il est indispensable de plonger le flacon à éther et l'éprouvette contenant le densimètre dans un vase rempli d'eau à + 15°, jusqu'à ce que l'équilibre thermométrique soit établi. On verse alors l'éther dans l'éprouvette de facon à remplir les 4/5 de sa capacité. On ferme au moven du bouchon portant le thermomètre, et l'on immerge de nouveau dans le bainmarie jusqu'à ce que la température de -1-15° se rétablisse, Dès qu'il en est ainsi, on soulève le houchon, ce qui permet au densimètre de flotter dans l'éther. La lecture du point d'affleurement, et les diverses manipulations qui l'accompagnent doivent être d'autant plus rapides que la volatilisation de l'éther produirait une augmentation de densité, d'un côté par l'abaissement de la température, et de l'autre par la soustraction du liquide le moins dense.

Aussitôt que la détermination de l'assleurement est essectuée,

on reverse sans perdre un instant l'éther dans le flacon et l'on v introduit le carbonate de potasse que l'on pulvérise vite afin d'éviter son action hygroscopique sur l'air. On agite le mélange plusieurs fois et vivement pendant vingt-cing à trente minutes : l'action déshydratante du sel est alors épuisée. On laisse le carbonate de potasse se déposer en donnant au flacon une inclinaison telle que la décantation s'onère avec facilité. On procède enfin à la deuxième détermination densimétrique en prenant des précautions semblables à celles qui ont été prescrites pour le premier essai. Les conditions relatives à la température, à la rapidité de l'affleurement et de la lecture, doivent être scrupuleusement observées. Lorsque l'on n'omet aucune d'elles, on peut se convaincre que les résultats obtenus dans des expériences successives offrent une concordance satisfaisante. Tous ces soins ne sont pas superflus, puisque grace & deux essais aréométriques fort simples on fait en quelque sorte une analyse chimique.

En résumé, le présent mémoire contient :

1º Un examen des moyens aréométriques employés dans l'industrie pour apprécier le titre de l'éther sulfurique;

2° La relation d'expériences sur la déshydratation des mélanges d'éther sulfurique et d'alcool par le carbonate de potasse;

3° La description d'une nouvelle méthode éthérométrique fondée sur la détermination de la densité de l'éther avant et après l'action du carbonate de potasse;

4" Une table générale qui permet de calculer, au moyen de deux expériences densimétriques, les proportions d'éther pur, d'alcool et d'eau contenues dans un êther quelconque.

Dans une prochaine note, nous serons l'application des saits qui viennent d'être exposés à l'éther sulfurique considésé au point de vue de ses usages en pharmacie.

# Note sur une nouvelle espèce de faux-jalap.

#### Par M. Guinouar.

Dans le cahier de décembre du Journal de Pharmacie et de Chimie, j'ai donné la description d'une espèce de jalap que j'ai désignée sous le nom de jalap digité. Cette espèce si différente du jalap officinal par sa forme générale, en présente la structure interne; mais ses racines les plus riches en résine n'en contiennent pas la moitié de ce que renferme le vrai jalap officinal. On doit donc l'exclure de l'officine du pharmacien et c'est une raison de répéter jusqu'à satiété que le vrai pharmacien doit préparer lui-même les médicaments qu'il livre au public. En voici une nouvelle preuve.

Tout récemment, un jeune homme qui paraît être en relations suivies avec le Mexique, m'a présenté une racine dont une partie considérable vient de lui être envoyée comme étant du jalap. A la première vue j'ai pris cette racine pour du jalap digité dont elle offre la forme générale allongée, la teinte extérieure noirâtre et les rides profondes séparées par de longs cordons proéminents, gris, ondulés, dont les parties les plus saillantes sont usées et blanchies par le frottement; mais j'ai bientôt retiré ce premier avis en remarquant que tous les tubercules présentent à une extrémité l'indice de la tige sous laquelle chacun d'eux était directement placé; tandis que la plupart des tubercules du jalap digité paraissent avoir été réunis à d'autres tubercules n'ayant ensemble qu'une tige commune.

Les tubercules de la nouvelle racine sont pour la plupart trèsallongés et presque linéaires. Le plus grand de ceux-ci pèse 75 grammes et mesure 20 centimètres de longueur sur 3 centimètres d'épaisseur au milieu; un autre morceau a la forme d'une navette, c'est-à-dire qu'il est long de 19 centimètres, épais de 4,5 centimètres au milieu et régulièrement aminci en pointe aux deux bouts; il pèse 100 grammes. Un troisième, du poids de 90 grammes, a la forme d'une bourse fermée, rétrécie par le haut et renslée par le bas. Le plus gros des tubercules qui m'ont été présentés représente une grosse poire longue de 14 centimètres, épaisse de 7,5 vers le bas où elle se divise en trois rameaux trèscourts, coniques et un peu recourbée en forme de cornes. La forme peut donc varier beaucoup et cependant l'aspect général semblable à celui du jalap digité, distingue complétement cette racine de celle du jalap officinal. La structure intérieure la sépare de l'une et de l'autre.

Si l'on coupe perpendiculairement à l'axe et par le milieu, un tubercule de la nouvelle racine, et qu'on polisse la coupe, on trouve au centre un certain espace plein et uniformément compacte, entouré d'un cercle de gros points blanchâtres. A partir de ces points, on observe des nuances de couleur indiquant des cercles concentriques qui deviennent d'autant plus apparents et nombreux qu'on approche plus de la circonférence; en outre, tout l'espace compris entre le cercle de points blancs et le derme blanc, qui renferme tout, est traversé par des lignes radiaires blanchâtres; mais toutes ces parties sont comme à demifondues dans la masse qui est partout très-compacte et trèstenace. Enfin l'épiderme extérieur est presque noir.

Si au lieu de couper un tubercule par le milieu, on le tranche près du point où commence la tige, toutes les parties que nous venons de décrire deviennent plus apparentes: on y voit un méditullium ligneux compacte, entouré d'un cercle de fibres ligneuses et blanchâtres très-distinctes; de ce cercle portant des files rayonnantes d'autres fibres blanchâtres qui finissent par s'élargir et se fondre dans la masse; d'où l'on voit que les parties qui composent le tubercule ne sont qu'une transformation de celles qui forment la tige.

Enfin, cette nouvelle racine est complétement dépourvne de l'odeur et de l'âcreté qui caractérisent le jalap; on peut la piler et la tamiser à découvert sans en être aucunement incommodé. La poudre en est presque blanche: la composition chimique ne diffère pas moins.

La poudre épuisée par de l'alcool à 85 centièmes fournit une teinture d'un fauve assez foncé qui, par la distillation et la concentration à l'air, devient d'un rouge de sang. L'eau y forme un précipité rouge qui ressemble à du sangdragon. Ce produit de nature résineuse ne forme que 1,61 pour 100 du poids de la ra-

cine. L'extrait aqueux évaporé est d'un rouge de sang, sucré, astringent et se colore en noir par les sels de fer. Il est évident que la nouvelle racine à laquelle je donne le nom de faux jalap rayonné, contient un principe astringent, incolore comme ils le sont tous dans leur état naturel, mais que l'oxygénation à l'air convertit en une sorte de rouge cinchonique. Voici d'ailleurs les résultats de cet essai d'analyse:

| Résine rouge | -      |
|--------------|--------|
| •            | 100,00 |

# Examen hydrotimétrique de la glace recueillie nor l'eau de la mer.

#### Par M. ROBINST.

Dans l'hiver de 1862, aux mois de janvier, février et mars, j'ai soumis à l'épreuve hydrotimétrique l'eau provenant de la fusion de la glace recueillie à Paris sur différentes eaux.

Il en est résulté une nouvelle constatation du phénomène, bien connu d'ailleurs, de l'élimination des sels contenus dans une eau par le fait de sa congélation partieffe (1).

Je n'avais pas pu, ni en 1862, ni en 1863, répéter ces expériences sur la glace formée dans l'eau de la mer.

Récemment M. Marchand, correspondant de la Société de pharmacie de Paris et de la Société impériale et centrale d'agriculture de France, à Fécamp (Seine-Inférieure), a eu l'obligeance de m'envoyer, d'une part, de l'eau de mer puisée en avant du port de Fécamp, et de la glace formée à la surface des flaques d'eau que laisse la mer en se retirant.

Tout le monde connaissant la saveur de l'eau de mer, je n'ai rien à en dire; mais le titre hydrotimétrique de cette eau est moisse connu.

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Académie de médecine, t. XXVII, p. 793.

J'ai déja eu plusieurs fois l'occasion de le déterminer aussi exactement que le permet une eau aussi chargée de matières salines.

L'eau de la mer, prise à une certaine distance du rivage, au Tréport, le 1<sup>er</sup> septembre 1862, m'a donné 725° hydrotimétriques.

L'eau de mer de Fécamp a donné 615 à 620 degrés.

L'eau de la Manche a été analysée par Schweitzer (1). Il lui assigne la composition suivante pour 1,000 grammes:

| Chlorure de sodium   | 27,05948 |
|----------------------|----------|
| - de potassiam       | 0,76552  |
| - de magnésium       | 3,66658  |
| Sulfate de magnésie  | 2,29578  |
| - de chaux           | 1,40662  |
| Carbonate de chaux   | 0,03301  |
| Bromure de magnésium | 0,02929  |
| •                    | 35,25628 |

Or, en faisant abstraction des sels qui n'agissent pas sur le savon dans l'épreuve hydrotimétrique, et en calculant les degrés que doivent donner dans cetté épreuve les sels calcaires et magnésiens, d'après le tableau des équivalents de MM. Boutron et Boudet, on trouve que l'eau de Schweitzer aurait eu 691°, 10.

On conviendra qu'ici le résultat du calcul et le résultat de l'expérience se rapprochent au point de se confirmer l'un par l'autre d'une manière très-satisfaisante.

Il me restrit à soumettre aux mêmes épreuves l'eau congelée recueillie à Fécamp.

Inutile de dire que cette glace, quoique encore imprégnée d'une certaine proportion d'eau non congelée, avait une saveur franche d'eau ordinaire, ou du moins dans laquelle il était difficile de retrouver la saveur salée de l'eau de mer.

Cette glace a été exposée, dans un grand entonnoir, à la température d'une pièce habitée et chauffée...

On a eu soin de fractionner les eaux de fusion.

<sup>(1)</sup> Dictionnaire des analyses chimiques de Violette et Archambault.

Elles ont été soumises successivement à l'épreuve hydrotimétrique. Voici les résultats de ces essais:

Eau de la première fusion. . . . 97º hydrotim.

- deuxième fusion. . . 47°
- troisième fusion.... 10° -
- quatrième fusion. . . 5º -

Il est probable que le degré se serait encore abaissé si j'avais eu assez de glace pour pousser plus loin le fractionnement de l'eau de fusion.

Le fait de la nature singulière des glaçons formés sur l'eau salée de la mer est connu de temps immémorial; mais, à ma connaissance, l'eau résultant de la fonte de ces glaçons n'avait été jusqu'ici l'objet d'aucun essai du genre de ceux que je viens de décrire.

Extraction en grand du thallium des boues des chambres de plomb et des cendres volatilisées provenant des fours à combustion de pyrites; par M. CROOKES. — Extraction du thallium du dépôt volatilisé des fours à pyrites; par M. BOETTGER (1).

Pour connaître approximativement la quantité de thallium contenu dans les dépôts, M. Crookes les épuise par de l'eau, et il précipite le thallium de la solution filtrée et concentrée par l'addition d'un excès d'acide chlorhydrique. D'après la quantité de précipité obtenu, on juge de la richesse du dépôt de thallium.

Voici le procédé d'extraction proposé par l'auteur :

On met dans des cuves en bois les dépôts thallifères et leur poids d'eau; on chauffe le tout à l'aide d'un jet de vapeur et l'on remue très-énergiquement; on abandonne ensuite le mélange pendant vingt-quatre heures, et l'on décante à l'aide d'un siphon la liqueur claire. Le résidu lavé est traité de nouveau par de l'eau bouillante. On verse alors dans les solutions réu-

<sup>(1)</sup> Chemical News et Répertoire de Chimie appliquée.

nies un excès considérable d'acide chlorhydrique concentré, qui précipite du chlorure de thallium très-impur; on le recueille sur un filtre, on le lave et on l'exprime.

Le chlorure de thallium est transformé ensuite en sulfate de thallium dans un vase de platine, au moyen de l'acide sulfurique concentré et, après avoir dissous le produit dans vingt fois son poids d'eau, on précipite de nouveau le thallium par un excès d'acide chlorhydrique. On transforme encore le chlorure de thallium en sulfate et, après avoir dissous ce sel dans dix fois son poids d'eau froide, on ajoute à la solution de l'hydrogène sulfuré pour précipiter l'arsenic, le mercure, etc., qu'elle contient; on filtre, on concentre et, par le refroidissement, on obtient une cristallisation de sulfate de thallium à peu près pur qu'on peut encore purifier par une nouvelle cristallisation.

Pour réduire le sulfate de thallium, on introduit dans un vase en porcelaine plus profond que large environ 3,200 gram. de ce sel et de l'eau en quantité suffisante pour le recouvrir. On dispose ensuite verticalement autour des parois du vase des plaques de zinc pur. On chauffe et, au bout de quelques heures, le thallium se trouve entièrement réduit sous forme d'éponge métallique qui se détache facilement des plaques de zinc.

On lave deux ou trois fois le thallium avec de l'eau froide; on le comprime et on le conserve sous l'eau jusqu'au moment où l'on procède à la fusion. On fond le métal dans un creuset de fer, puis on le coule dans de l'eau, ou bien dans un moule si l'on veut avoir un lingot.

M. Crookes a présenté à l'Association britannique un lingot de thallium ainsi préparé qui pesait 12,500 grammes.

La couleur du thallium se rapproche le plus de celle de l'étain et du cadmium. Sa densité égale 11,9. Il est très-mal-léable sans être bien ductile. Il est extrêmement mou et se rapproche sous ce rapport des métaux alcalins. On peut le souder sur lui-même à froid par simple pression.

Le thallium est fortement diamagnétique et se rapproche sous ce rapport du bismuth. Il fond à 288° centigrades et distille au rouge. Il dégage des vapeurs brunes à l'air, à une température peu supérieure à son point de fusion. Une trace de thalisum portée dans la flamme d'une lampe à esprit-de-vin produit une coloration verte des plus intenses, laquelle, examinée avec un appareil spectral, paraît être absolument monochromatique. Le poids atomique du thallium paraît être 203.

Pour extraire le thallium du dépôt volatilisé des fours à pyrites, on réduit, d'après M. Boettger, ce dépôt en poudre trèsfine qu'on traise par une ébuilition prolongée avec quatre à six fois son poids d'eau distillée. On ajoute ensuite peu à peu de l'hyposulfite de soude à la solution filtrée et portée de nouveau à l'ébullition jusqu'à ce qu'il se produise un précipité floconneux assez abondant d'une couleur rouge semblable à celle du minium.

Ce précipité, formé principalement de soufre libre, de sulfare d'arsenic et de persulfure de thallium, est lavé à l'eau bouillante, et traité ensuite par une solution bouillante de soude caustique ou de cyanure de potassium pour dissoudre le soufre et l'arsenic, et ramener le persulfure de thallium à l'état de sulfuration inférieure caractérisée par sa couleur noire. Le sulfure de thallium est dissous ensuite dans un mélange d'acides nitrique et sulfurique, et l'on réduit le sulfate de thallium par le zinc. Il est douteux qu'on puisse obtenir du thallium pur par ce procédé.

P

Recherches sur le principe amer du houblon et préparation de ce produit cristallisé; par M. Lerner (1).

Le principe amer du houblon est, avec le tannin, le plus important. M. Yves a donné le nom de lupuline à la poudre jaune qui se détache des fleurs sèches, lorsqu'on les agite, mais ce corps contient un grand nombre de substances.

L'auteur est parvenu à isoler ce principe amer à l'état cristallisé au moyen du procédé suivant :

On traite 7,500 grammes de houblon frais successivement

<sup>(1)</sup> Répertoire de Chimie appliquée.

par 30 kilogrammes d'éther qui dissout la résine, et forme un liquide coloré en vert foncé; celui-ci, évaporé au bain-marie, abandonne une masse butyreuse contenant de la myricine. Après un traitement par l'alcool froid on dissout ce corps dans l'alcool bouillant pour l'obtenir cristallisé.

La dissolution alcoolique séparée de la myricine est évaporée, et le résidu repris par l'éther.

Le liquide éthéré, agité avec une dissolution concentrée de potasse, colore celle-ci en jaune; on doit répéter les lavages jusqu'à ce que la coloration jaune ne se produise plus. La dissolution éthérée, épuisée par la potasse, prend une couleur brune; elle abandonne, par son agitation avec de l'eau, la plus grande partie du principe amer à ce liquide.

La dissolution aqueuse est mêlée ensuite avec une solution de sulfate de cuivre neutre. Il se forme ainsi un précipité bleu clair résultant de la combinaison du principe amer avec l'oxyde de cuivre. Au microscope ce précipité apparaît sous forme de fines aiguilles. Lorsqu'il a été lavé par l'éther, il prend une belle coloration bleue et se dissout dans ce liquide. L'eau mère, séparée du précipité bleu et évaporée à une température relativement basse, abandonne le même composé en cristaux plus volumineux d'un bleu foncé.

La combinaison cuivrique est décomposée ensuite par l'hydrogène sulfuré, et l'on trouve le principe amer dans la dissolution à l'état de pureté. Il importe d'éviter la présence de l'esu mère interposée, qui entrave la précipitation du sulfure de cuivre. Le liquide, séparé par filtration du sulfure de cuivre et évaporé doucement dans un courant d'acide carbonique, se transforme en un sisop épais qui, au bout de quelques jours, se remplit de houppes cristallines. Peu à peu, tout ce liquide se prend en masse composée d'aiguilles déliées. On se sert de la nitrobenzine pour isoler les cristaux sous forme d'aiguilles d'une blancheur éclatante. La nitrobenzine s'empare de l'eau mère et ne dissout pas les cristaux; on en fait une bouillie qu'en desseche sur des plaques de plâtre.

Les cristaux obtenus nese conservent pas; au beut de quelques heures, ils jaunissent et se transforment en un liquide gluant. En redissolvant dans l'éther la matière sirupeuse jaune, on reproduit les cristaux blancs, qui atteignent quelquefois la longueur de 2 centimètres.

Ce corps est insoluble dans l'eau et sans saveur. La dissolution alcoolique peut être étendue d'eau sans qu'il se précipite, et possède la saveur amère et le goût particulier de la bière. Il est très-soluble dans l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone et l'essence de térébenthine. Ce principe amer se comporte comme un acide.

L'analyse du composé cuivrique a donné des résultats qui correspondent à la formule :

CuO, C32 H25 'O7.

P.

Sur les tartres bruts; par M. Guido Schnitzer (1).

Les tartres bruts, qui servent à la préparation de l'acide tartrique et qui proviennent de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Grèce, des provinces rhénanes et de l'Allemagne méridionale, sont constitués par un mélange de bitartrate de potasse, de tartrate de chaux, de matière colorante, de débris de bois, etc. Ils ne doivent contenir ni sable, ni argile.

On découvre la falsification du tartre au moyen du sable, en calcinant une certaine quantité de tartre, dissolvant le produit de la calcination dans l'acide chlorhydrique et en pesant le résidu insoluble.

Le tartre brut contient souvent du plâtre qui, comme on sait, est fréquemment employé pour le plâtrage des vins. On reconnaît la chaux qui s'y trouve à l'état de tartrate de chaux, en dissolvant le produit de la calcination du tartre dans un acide titré et en y déterminant la quantité d'acide neutralisée par le carbonate de chaux. Dans ce cas, il faut avoir le soin d'enlever à l'aide de l'eau la potasse qui neutraliserait une partie de l'acide titré.

La détermination quantitative de la lie est impossible, mais on peut, à la simple inspection du tartre, reconnaître s'il a été

<sup>(1)</sup> Répertoire de Chimie appliquée.

falsifié avec de la lie, qui forme dans ce cas de petites plaques isolées dont la cassure est brune et sans traces de cristallisation. La lie offre l'inconvénient de provoquer la fermentation du tartre lorsqu'il est exposé à l'humidité, et de le transformer en carbonate de potasse.

La valeur du tartre dépendait autrefois uniquement de la proportion de bitartrate de potasse, mais aujourd'hui on recherche les résidus de la fabrication de la crème de tartre, qui contiennent souvent de grandes quantités de tartrate de chaux. Il importe donc de doser dans les tartres le bitartrate de potasse et le tartrate de chaux. Le dosage du tartrate de chaux se fait par la détermination du carbonate de chaux obtenu dans la calcination du tartre. Le bitartrate de potasse et le tartrate de chaux anhydre produisent, à peu de chose près, la même quantité d'acide tartrique.

P.

# Sur la diffusion des gaz à travers certains corps poreux, par M. MATTEUCCI. (1).

M. Matteucci a observé que si l'on dirige un courant d'hydrogène ou d'acide carbonique à travers un long morceau d'intestin de poulet ou d'agneau, ces gaz passent à peu près purs quand même le courant est lent. Ces membranes ne se comportent donc pas comme les tubes en terre dont M. Deville s'est servi pour exécuter ses expériences de diffusion.

Il a remarqué que des tubes de 8 à 10 millimètres d'épaisseur, formés avec du plâtre à mouler se comportent, au contraire, comme des tubes en terre, mais si l'on imbibe d'eau, même trèsimparfaitement, les tubes en plâtre, ils agissent comme les membranes animales prises à l'état frais : on trouve à la sortie du tube l'acide carbonique et l'hydrogène aussi purs qu'à l'entrée, comme avec l'intestin.

Ainsi les colonnes capillaires qui remplissent les intertices du tube de plâtre empêchent la diffusion des gaz, qui a lieu très-

<sup>(1)</sup> Comptes rendus.

facilement, lorsque ces colonnes n'existent pas, comme si ces gan se trouvaient sous une certaine pression en présence du vide. Quandi les colonnes capillaires d'eau interviennent, ces phéndmènes changent en quelque sorte de nature et acquièrent une grande analogie avec les phénomènes d'endosmose.

En effet, il faut alors considérer les deux gaz comme séparés par une couche plus ou moins continue d'eau dans laquelle ces gaz entrent en dissolution. Une fois dissous, ils s'exhalent chacun enprése ace du milieu différent comme si c'était un espace vide; on voit alors paraître des différences qui dépendent en grande partie de la solubilité inégale des deux gaz. Ainsi une vessie imparfaitement remplie d'hydrogène, suspendue dans une clocke pleine d'acide carbonique, ne tarde pas à se gonfler par une grande quantité d'acide carbonique qui y pénètre, en laissant sortir une proportion bien plus petite d'hydrogène. Des phénomènes analogues ont certainement lieu dans l'acte de la respiration pulmonaire.

Ρ.

Rapport sur la question des acides végétaux, alcalis organiques, principes immédiats neutres et différents sels à bases et à acides organiques, en vue de la révision du Codex.

Par une commission d'étude, composée de MM. Boutaon, Bouis, LATOUR, REGNAULD et ROUSSIN, rapporteur.

Il est inutile d'exposer longuement l'importance du travail dont vous nous avez chargés: cette importance s'affirme d'ellemême; elle est en outre pour la Société un garant dès soins que nous avons apportés à la révision des procédés de préparation inscrits au Codex de 1837 et des modifications que nous avons dû y apporter.

A l'exemple de beaucoup de nos devanciers, et convaincus comme eux qu'il convient de ne pas laisser figurer au Codex des préparations tombées en désuétude, nous n'avons pas inscrit dans notre rapport les préparations suivantes, dont nous donnons la liste pour éviter à nos collègues des recherches et des comparaisons minutieuses.

## Préparations supprimées.

Vinaigre andical; Protoacétate de mercure; Prototartuate de mescure; Pipesin;

Par contre, la thérapeutiques s'est enrichie d'un assez grand nombre de produits nouveaux dignes de figurer au Recueil officiel, et que nous avons du classer dans leurs catégories respectives.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, nous en donnons la liste détaillée :

# Préparations ajoutées par la commission.

Acide acétique concentré:

. - lactique;

- yalérianique;

Atropine;

Citrate de fer :

- ammoniacal:
- de magnésie;

Lactate de fer ;

Valérianate d'ammoniaque :

- d'atropine;
- de quinine;
- de fier:
- de zinc;

Sulfate d'atropine;

— acide de puinine;

Digitaline;

Santonine.

Les modifications que nous avons dû apporter aux procédés de préparation des substances déjà inscrites au Codex sont en général peu importantes et peu nombreuses.

Les anciennes divisions du Codex sont naturelles et fort commodes pour la distribution régulière du travail et des recherches; nous les avons adoptées.

#### I. GROUPE. - ACIDES VÉGÉTAUX.

## Acide acétique cristallisable.

Pr. Acétate de soude desséché. . . . 3 parties Acide sulfurique concentré. . . . 10 —

On dessèche complétement l'acétate de soude avant de l'introduire dans la cornue. On fixe cette dernière sur un triangle de fer, et l'on y ajoute nne allonge et un ballon tubulé à pointe que l'on fixe également. La pointe du ballon est introduite dans un flacon que l'on change à volonté. Il n'est pas nécessaire de refroidir.

La cornue est placée dans un fourneau à réverbère, et l'on préserve le col de la chaleur ambiante à l'aide d'une plaque de tôle; les charbons ne doivent pas toucher la cornue. La réaction s'opère sur-le-champ; il se dégage beaucoup de chaleur, et un tiers de l'acide distille sans feu. Quand l'opération se ralentit, on chauffe peu à peu en évitant de produire des soubresauts. L'opération est terminée quand la masse est en fusion tranquille.

Le produit est purifié en le distillant avec les mêmes précautions sur de l'acétate de squde bien desséché.

Les premiers produits sont les plus faibles; les derniers sont de l'acide concret. Pour avoir l'acide à un équivalent d'eau il faut égoutter l'acide cristallisé, le liquésier de nouveau à l'aide d'une douce chaleur, le congeler et l'égoutter encore une sois.

# Vinaigre distillé.

Pour obtenir le vinaigre distillé, on place dans une cornue spacieuse de verre du vinaigre blanc ou rouge de bonne qualité, et l'on distille de manière à retirer en produit les trois quarts du vinaigre employé. Si l'on poussait plus loin l'opération, le produit distillé prendrait une odeur empyreumatique.

# Acide oxalique.

Pr. Amidon. . . . . . . . . 1 partie.

Acide azotique ordinaire. . 4 parties.

On introduit ces matières dans un ballon spacieux dont elles doivent occuper tout au plus la cinquième partie. On chauffe légèrement jusqu'à ce qu'un commencement de réaction se déclare. A ce moment, on retire le seu et l'on introduit l'orifice du ballon dans la hotte d'une cheminée munie d'un bon tirage, et on laisse la réaction, qui devient rapidement énergique, s'affaisser d'elle-même. Au bout d'un quart d'heure, on chauffe de nouveau et l'on fait concentrer le liquide jusqu'à la moitié de son volume. Abandonné au repos dans un lieu frais pendant quelques jours, il laisse déposer des cristaux que l'on place sur un entonnoir où ils s'égouttent complétement. Les eaux mères. traitées par une nouvelle proportion d'acide azotique jusqu'à cessation de vapeurs rutilantes, fournissent de nouveaux cristaux qui sont réunis aux premiers. On réitère s'il y à lieu jusqu'à trois ou quatre fois le traitement des eaux mères par l'acide azotique, et l'on obtient des cristaux jusqu'à la fin.

Les cristaux, bien égouttes, sont arrosés d'un filet d'eau froide puis desséchés complétement à la température de 100 degrés dans une large capsule de porcelaine où ils perdent l'acide azotique interposé. Une dernière cristallisation dans l'eau bouillante suffit pour les obtenir dans un état de pureté satisfaisante.

# Acide tartrique.

Le commerce fournit l'acide tartrique dans un état de pureté que le pharmacien, opérant nécessairement sur une échelle restreinte, ne pourrait pas atteindre. Nous proposons en conséquence de n'en pas inscrire le mode de préparation au Codex.

Indépendamment des réactions chimiques et essais divers qu'une commission spéciale est chargée de fournir à la Société pour assurer la pureté des divers médicaments, nous pouvons dire à l'avance que l'acide tartrique le plus pur se présente généralement dans le commerce en gros cristaux limpides, isolés, non déliquescents. La grosseur et la limpidité sont notamment une garantie sérieuse de pureté pour ce produit.

# Acide citrique.

L'acide citrique est dans le même cas que l'acide précédent. Le pharmacien ne pourrait le préparer ni assez économique-Journ. de Pharm. et de Chim. 3° strie. T. XLV. (Mars 1864.) ment ni assez pur pour les usages de la pharmacie. Il convient donc de n'en pas inscrire la préparation au Godex.

### Acide benzoique.

On fait choix d'un vase en fonte ou en grès à fond plat et de ouelques centimètres de hauteur. On y répand uniformément da benjoin réduit en poudre grossière, puis on tend et l'on colle sur l'ouverture de ce vase une feuille de papier non collé peu épaisse. On dispose alors au-dessus de cet appareil un cylindre en carton peu épais fermé exactement par le haut, embrassant les bords du vase en fonte où, pour plus de sûreté, on le fixe à l'aide d'un fil de fer. Pour obtenir une répartition uniforme de la chaleur, on place une grande plaque métallique sur un trépied, on y jette un peu de sable, et l'on pose dessus l'appareil sublimatoire. On entretient alors pendant trois ou quatre heures un feu doux de charbon. Lorsque l'appareil est complétement refroidi, on enlève le chapeau. L'acide benzoique s'est déposé en longues aiguilles sur la partie supérieure du papier non collé et sur les parois du cylindre en carton. On l'enlève à l'aide d'une plume et on le conserve dans un flacon bien bouché.

# Acide tannique.

On pulvérise la noix de galle et en la porte à la cave, où on lui laisse absorber l'humidité pendant trois ou quatre jours. On la met alors dans un vase à large ouverture qui puisse être fermé hermétiquement, et l'on y ajoute assez d'éther pour faise une pâte molle. On laisse le tout en contact pendant vingt quatreheures.

Au bout de ce temps, on verse le contenu du flacon dans un sac fait de coutil serré qu'on lie fortement et qu'on soumet immédiatement à la presse. Il s'écoule une certaine quantité de matière dont la consistance varie depuis celle du miel jusqu'à celle d'un sirop épais. On retire le pain de la presse, en en gratte l'extérieur à l'aide d'un morceau de corne pour enlever le tannin adhérent, on pulvérise la noix de galle entre les doigts, on l'introduit de nouveau dans le flacon avec une neuvelle dose d'éther saturé d'eau, et l'on exprime une set ende fois après vingt quatre

heures de macération. Ces deux traitements sont ordinairement suffisants. Le tannin sirupeux qui sort de la presse est étalé sur des plaques de fer-blanc ou sur des assiettes de porcelaine que l'on porte dans une étuve chauffée à +-45°. La matière se boursoufle beaucoup et laisse le tannin en feuilles légères et à peine colorées.

# Acide lactique

| Pr. | Sucre 2                   | parties. |
|-----|---------------------------|----------|
|     | Eau commune 25            | _        |
|     | Craie                     |          |
|     | Débris de fromage blanc 1 |          |

Le sucre est dissous dans l'eau, à laquelle on ajoute la craie ou blanc de Meudon réduite en poudre fine. On ajoute en dernier lieu les débris de fromage. Ce mélange est maintenu dans une pièce chauffée à + 30 degrés et agité de temps en temps. Bientôt un dégagement régulier d'acide carbonique se produit, et au bout de sept à dix jours, le liquide est transformé en une bouillie de lactate de chaux. On porte cette masse dans une bassine et l'on fait bouillir en remuant continuellement. Le lactate se dissout et la matière gazeuse se coagule. Le liquide bouillant passé à travers une étamine de laine cristallise par le refroidissement. On le purifie par une nouvelle cristallisation. Pour préparer l'acide lactique, on prend le lactate de chaux ainsi purifié que l'on dissout à chaud dans l'eau distillée. On y verse alors par petites quantités à la fois une dissolution d'acide oxalique pur jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité, et si l'on avait dépassé le point exact, on enleverait l'acide oxalique en excès au moyen d'une dissolution de lactate de chaux mise de côté à cet effet. On sépare par filtration l'oxalate de chaux formé, puis on évapore la liqueur acide au bain-marie jusqu'à consistance sirupeuse.

# Acide valérianique.

On fait un mélange d'une partie d'alçool amylique et de dix parties de chaux potassée que l'on introduit dans un ballon de verre placé sur un bain d'huile. La température est maintenue à + 200° pendant environ trois heures, au hout desquelles on

bouche le ballon et on laisse refroidir l'appareil. Pour éviter l'inflammation de la substance qu'il renferme, on ouvre le ballon
sous l'eau, où la matière se trouve bientôt délayée. Après saturation de cette bouillie par un excès d'acide sulfurique, on procède
à la distillation. Le produit distillé est saturé par du carbonate
de soude, filtré, puis évaporé à siccité. Ce résidu sec, distillé de
nouveau avec un petit excès d'acide sulfurique étendu de son
volume d'eau, fournit un produit qui, par le repos, se sépare en
deux couches. La couche supérieure est décantée avec soin et
eonstitue l'acide valérianique. La couche inférieure renferme
encore de l'acide valérianique en solution, et peut être utilisée
dans une préparation ultérieure.

#### II. GROUPE. - ALCALIS VEGETAUX.

## Morphine.

Parmi tous les procédés d'extraction de la morphine contenus dans les divers traités spéciaux, nous avons donné la préférence au procédé connu sous le nom de Gregory et de Robertson. Deux raisons principales nous ont déterminés:

1° La morphine obtenue par ce procédé est d'une pureté remarquable et ne renferme pas de narcotine; 2° ce procédé permet en même temps l'extraction de la codéine.

Ajoutons que notre propre expérience et divers renseignements pris chez quelques fabricants nous permettent d'affirmer que ce procédé est d'une marche régulière et donne d'excellents résultats.

Après avoir préparé de l'extrait d'opium à la manière ordinaire, on redissout cet extrait dans quatre fois son poids d'eau chaude et l'on fait bouillir cette solution avec un peu de carbonate de chaux qui sature l'acide libre, rend la clarification plus rapide et les cristallisations ultérieures plus faciles. La solution filtrée est amenée à une densité de 10 degrés de l'aréomètre Baumé, puis mélangée jusqu'à cessation complète de précipité avec une dissolution chaude de chlorure de calcium pur dans la plus petite quantité d'eau possible (la proportion de chlorure de calcium ne doit jamais dépasser le quart du poids de l'extrait d'opium employé). Il se précipite immédiatement une grande

proportion de méconate et de sulfate calcaire, de la matière colorante, ainsi qu'une masse poisseuse connue sous le nom de caoutchouc de l'opium. Les liqueurs filtrées sont évaporées de nouveau en consistance sirupeuse, séparées de nouveau, s'il y a lieu, des nouveaux dépôts que l'évaporation détermine, et finalement abandonnées à elles-mêmes dans un lieu frais où elles ne tardent pas à se prendre en une bouillie cristalline. Cette bouillie est introduite dans un petit sac en coutil trèsserré et soumise à une pression énergique qui la débarrasse de presque toutes les matières étrangères. Le gâteau exprimé consiste en un chlorhydrate double de morphine et de codéine presque pur. On achève de purifier ce sel par une nouvelle cristallisation dans l'eau bouillante et l'addition de charbon animal lavé. Les cristaux obtenus de la sorte sont dissous dans l'eau bouillante et décomposés à l'ébullition par l'ammoniaque en léger excès qui précipite la morphine et retient la codéine en dissolution. La morphine recueillie sur un filtre est lavée, exprimée et séchée, puis dissoute dans l'alcool bouillant qui la laisse déposer par le refroidissement en cristaux brillants et isolés.

#### Codeine.

La dissolution du chlorhydrate double de morphine et de codéine dont la morphine a été précipitée par l'ammoniaque, retient toute la codéine en solution à l'état de chlorhydrate de codéine et d'ammoniaque. On concentre cette dissolution au bain-marie en consistance de sirop clair, et, par le refroidissement dans un lieu frais, on obtient au bout de quelques jours un magma cristallin que l'on exprime fortement. On le triture alors avec une solution de potasse caustique à 20 p. 100, qui redissout les dernières traces de morphine et précipite la codéine. Cette dernière se réunit au fond du vase sous forme d'une masse d'abord visqueuse; peu à peu cette forme disparaît; la masse augmente de volume et devient pulvérulente. On la lave à l'eau froide, puis, après dessiccation complète au bain-marie, on la dissout dans l'éther chaud. La liqueur éthérée est exposée dans un lieu humide où, par l'évaporation spontanée, elle donne

des cristaux de sodéine transparents et quelqueshis très-volumineux.

#### Owinine.

Pr. Sulfate de quinine cristallisé. . 10 parties.

Eau distillée. . . . . . . . . 250 —

Acide sulfarique étendu. . . O. S.

On filtre la solution s'il y a lieu, et l'on précipite par un léger excès d'ammoniaque. Le précipité est lavé jusqu'à épuisement de toute partie soluble et desséché d'abord à l'air libre, puis finalement au bain-marie, où il perd de l'eau d'hydratation et prend l'aspect d'une résine.

#### Cinchonine.

On filtre la solution s'il y a lieu, et l'on précipite par un léger excès d'ammoniaque. Le précipité est lavé jusqu'à épuisement de toutes parties solubles et desséché, d'abord à l'air libre, puis au bain-marie.

# Strychnine.

On fait bouillir la noix vomique dans l'eau; quand elle est suffisamment ramollie, on la retire et on la passe au moulin pour la diviser. En cet état, on la remet dans l'eau d'où on l'avait tirée et on la fait bouillir pendant au moins deux heures; on passe avec expression; on met la noix vomique dans de nouvelle eau, on la fait bouillir encore; on passe et on fait une troisième décoetion. On évapore toutes les liqueurs en consistance de sirop et l'on y ajoute de l'alcool jusqu'à ce qu'il cesse de se former un précipité. Par ce moyen, toute la partie mucilagineuse se sépare, et la liqueur alcoolique ne retient plus que la strychnine, la brucine, la matière colorante et un peu de matière grasse. On passe et on lave le dépôt avec de l'alcool que l'on ajoute aux pramières liqueurs. On distille ces liqueurs alcooliques et l'on achève l'évaporation au hain-marie en consistance d'extrait. On redissout cet entrait dans l'eau froide qui sépare un

peu de matière grasse. On chause la liqueur et un la décompess par un sexes de lait de chaux qui précipite la strychnime et de brucine. On exprime et l'on sèche le précipité calcaire; on le reprend ensuite par l'alcool à 85° bouillant à deux ou trois reprises. Les liqueurs distillées laissent pour résidu une masse compesée de strychnine, de brucine et de matière colorante. On verse sur ce mélange de l'alcool à 54° centésimaux, qui dissout rapidement la brucine et la matière colorante, et qui laisse la strychnine. On purifie celle-ci en la faisant dissoudre dans l'alcool à 85° bouillant; elle cristallise par refroidissement.

Ce procédé est celui de M. Corriol modifié par Soubeiran. Il donne des résultats fort avantageux, tant au point de vue du rendement que de la pureté du produit.

#### Brucine.

L'alcool à 34° centésimaux qui, dans l'opération précédente, a dissous la brucine et la matière colorante, est évaporé en consistance sirupeuse, puis saturé à froid par l'acide sulfurique étendu. Au bout de quelques jours de repos dans un lieu frais, le liquide est transformé en une masse cristalline de sulfate de brucine qui est salie par une eau mère noire, dont on se débarrasse facilement par l'expression. On redissout le sulfate dans l'eau, on le décolore par le charbon animal lavé, et l'on précipite la brucine par l'ammoniaque. Il importe de faire le sulfate de brucine à froid : à chaud, le sel contracte avec la matière colorante une combinaison tenace et présente de grandes difficultés de purification. La liqueur ammoniacale dont la brucine s'est séparée en retient encore beaucoup, qu'elle laisse déposer à mesure que l'ammoniaque s'évapore à l'air. On fait en dernier lieu cristalliser la brucine dans l'alcool à 80° bouillant, qui l'abandonne par le refroidissement en petits cristaux isolés.

# Atropine.

On récolte la belladone entière au moment où elle commence à fleurir; après l'avoir pilée et soumise à la presse pour en extraire le suc, on chauffe celui-ci à 80 ou go pour coaguler l'albumine, et l'on filtre. Quand le suc ainsi clarifié est froid, on

y ajoute 4 grammes de potasse caustique et 30 grammes de chloroforme par litre; on agite vivement le tout pendant quelques instants et l'on abandonne au repos. Au bout d'une demi-heure, le chloroforme chargé d'atropine s'est déposé, ayant l'aspect d'une huile verdâtre; après avoir lavé celle-ci, on la distille jusqu'à ce que tout le chloroforme ait passé. Le résidu de la cornue est repris par un peu d'eau aiguisée d'acide sulfurique qui dissout l'atropine, laissant insoluble une matière résineuse verte. On précipite la solution filtrée par une solution de carbonate de potasse. Le précipité recueilli et lavé est redissous dans l'alcool bouillant, où il cristallise en aiguilles incolores et soveuses.

Ce procédé aussi simple qu'ingénieux est de M. Rabourdin. Il permet à chaque pharmacien de préparer facilement et à peu de frais un alcali organique dont l'usage tend chaque jour à se répandre.

#### Vératrine.

Il n'y a pas lieu de modifier le procédé inscrit au Codex.

## Émétine.

Il n'y a pas lieu de modifier le procédé de préparation de l'émétine adopté par l'ancien Codex.

III. GROUPE. - SELS A ACIDE VÉGÉTAUX.

Acétate d'ammoniaque liquide.

Nous ne changeons rien à la formule du Codex.

Acétate de potasse.

Même observation.

Acétate de soude.

Même observation.

Acétate de plomb neutre.

Le commerce fournit ce sel dans un état de pureté satisfaisant.

### Sous-acétate de plomb liquide.

Nous ne changeons rien à la formule du Codex.

# Tartrate de potasse et d'antimoine (émétique).

On prépare l'oxyde d'antimoine en décomposant à chaud le chlorure d'antimoine par le bicarbonate de soude. Après avoir lavé l'oxyde, on en fait sécher une partie pour avoir le poids de toute la masse, et permettre de calculer la proportion de crème de tartre. On fait alors avec une suffisante quantité d'eau chaude et les deux substances une pâte liquide que l'on abandonne à elle-même pendant vingt-quatre heures; on ajoute le reste de l'eau et l'on fait bouillir pendant une heure environ dans une bassine d'argent ou une capsule de porcelaine. On filtre; on concentre les liqueurs jusqu'à 25° de l'aréomètre Baumé, et l'on fait cristalliser. On obtient de nouveaux cristaux par l'évaporation des eaux mères. Tous les cristaux obtenus sont redissous dans l'eau bouillante et purifiés par une nouvelle cristallisation.

# Tartrate de potasse et de fer.

On dispose sur un bain-marie d'eau bouillante une capsule de porcelaine dans laquelle on verse une solution saturée d'acide tartrique. On sature cet acide par deux additions successives d'hydrate de sesquioxyde de fer récemment préparé et bien égoutté. Tant que la saturation n'est pas effectuée, la liqueur demeure limpide; on arrête l'addition de sesquioxyde dès qu'il refuse de se dissoudre. Ce premier temps de l'opération est nettement indiqué. On verse alors dans ce liquide une solution très-concentrée de carbonate de potasse pur tant qu'il se manifeste une effervescence sensible. La fin de cette seconde opération est indiquée du reste par la réaction alcaline que prend le liquide dès qu'un léger excès de carbonate est introduit. La liqueur est abandonnée au repos pendant douze heures, filtrée et évaporée en consistance sirupeuse. Arrivée à cet état, elle est

étendue à l'aide d'un pinceau sur des plaques de verre ou de ferblanc que l'on porte à l'étuve. On obtient ainsi des paillettes d'un rouge grenat foncé, transparentes, complétement solubles dans l'eau, très-peu hygrométriques et présentant une composition constante. Ce sel renferme 25 pour 100 de sesquioxyde de fer pur.

Il est inutile de rappeler à la Société que ce procédé est dû à M. Roger, pharmacien-major, et l'un de nos collègues. Il se recommande par sa simplicité, une grande sûreté d'exécution et la beauté du produit.

Nous croyons ne devoir apporter aucune modification aux procédés de préparation des substances suivantes.

Teinture de Mars tartarisée; Boules de Mars ou de Nancy; Tartrate neutre de potasse;

- de potasse et de soude;
- boricopotassique.

# Citrate de magnésie.

| Pr. | Acide citrique           | 1000        |
|-----|--------------------------|-------------|
|     | Carbonate de magnésie. , | 63o         |
|     | Eau bouillante           | <b>3</b> 50 |

On fait dissoudre l'acide citrique dans l'eau. Quand la dissolution est refroidie, on fait tomber à la surface, au moyen d'un tamis, tout le carbonate de magnésie, et on laisse la réaction se continuer elle-même. Quand elle a cessé, on brasse la bouillie pâteuse qui en résulte, et, au bout de vingt-quatre heures, on la dessèche à une température qui ne doit pas dépasser 25 degrés. Ce citrate est soluble dans l'eau.

## Citrate ferrique.

On prépare ce sel en saturant une dissolution concentrée d'anide citrique par de l'hydrate de sesquioxyde de ser récemment préparé. La liqueur filtrée est mise à évaporer à l'étuve sur des assistées. Le produit est rensermé dans un flacon bien bouché.

Citrate de fer ammoniacal.

Pour préparer ce sel, en ajoute un petit excès d'ammoniaque

à une solution concentrée de citrate ferrique, et l'on fait évaporer sur des assiettes à une douce chaleur.

Le sel que l'on obtient est fort soluble, un peu hygrométrique, d'une saveur à peu près nulle. Il doit être renfermé dans un flaçon parfaitement bouché.

# Lactate de fer.

| Lactate de chaux |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |  |  |   |      |
|------------------|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|--|--|---|------|
| Sulfate          | : ( | Ìе | f | er | CI | i | ta | 11 | is | é. |  |  | • | 900  |
| Eau.             |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |  |  |   | 2000 |

Le lactate de chaux (voir sa préparation à l'article Acide lactique) est dissous à chaud dans la quantité d'eau indiquée. Quand la liqueur entre en ébullition, on ajoute en une seule fois le sulfate de fer réduit en poudre grossière, et l'on agite vivement. Aussitôt qu'il est dissous, on retire la capsule du feu et l'on verse le magna sur une toile forte. On soumet rapidement à la presse, et l'on abandonne à un refroidissement lent le liquide qui s'écoule. Du jour au lendemeire, se deraier se prend en une masse cristalline de lactate de fer, que l'on exprime et que l'on desseche rapidement au bain-marie.

# Palérianate d'ammoniaque.

On place sous une cloche un mélange de chaux caustique et de chlorhydrate d'ammoniaque réduits en poudre grossière, et l'on dispose par-dessus une seucoupe renfermant de l'acide valériamique pur. Au bout de quelques jours, tout l'acide est transformé en cristaux blanes de valérianate d'ammoniaque, que l'on doit s'empresser d'introduire dans un flacon sec et bien bouché. Ce sel est fort hygrométrique.

## Valérianate de zinc.

Pour obtenir ce sel, on sature à une douce chaleur de l'acide valérianique par l'oxyde de zinc hydraté. La dissolution chaude est filtrée et mise à évaporer à l'étuve. La valérianate de zinc cristallise en paillettes nacrées.

## Valérianate de quinine.

Faites dissoudre la quinine dans 140 parties d'alcool, et d'un autre côté, mêlez l'acide valérianique à 10 part. d'alcool; mélangez les deux solutions, et laissez cristalliser par évaporation spontanée à la température de 30 à 40 degrés.

# Valérianate d'atropine.

Opérez comme ci-dessus.

IV. GROUPE. - SELS A BASES VÉGÉTALES.

# Sulfate de quinine.

Pour préparer le sulfate de quinine, on broie grossièrement le quinquina jaune (quinquina calysaya) et on le fait macérer dans l'eau à laquelle on a ajouté 60 grammes d'acide chlorhydrique par kilogramme de quinquina. Le lendemain, on porte à l'ébullition, on l'entretient pendant deux heures et l'on passe. On fait une seconde décoction en ajoutant cette fois 30 grammes d'acide, puis une troisième avec encore 30 grammes d'acide par kilogramme d'écorce. On soumet le quinquina à une quatrième décoction dans l'eau et l'on conserve le produit pour servir de véhicule à une première décoction acide d'une autre partie de quinquina. Après ce travail, le quinquina est rejeté comme complétement épuisé. On ajoute aux décoctions acides et chaudes de quinquina un petit excès de carbonate de soude, et l'on recueille le dépôt qui se forme sur une toile serrée. On le soumet à la presse et on le fait sécher à l'étuve. Réduit. alors en poudre fine, le précipité est traité à cinq ou six reprises. par l'alcool chaud à 85°. Les liqueurs alcooliques réunies sont exactement saturées par l'acide sulfurique, filtrées et soumises à la distillation pour recueillir l'alcool employé. Par le refroidissement, le résidu de la distillation se prend en une masse cristalline que l'on soumet à la presse pour la débarrasser d'une eau mère noire qui la souille. Le gâteau de sulfate de quinine est délayé dans l'eau chaude et additionné de la moitié de son poids de noir animal pulvérisé. Cette pâte est abandonnée jusqu'au lendemain pour permettre au charbon d'agir, et délayée au bout de ce temps dans vingt cinq fois son poids d'eau bouillante où elle se dissout rapidement. La liqueur filtrée laisse déposer peu à peu le sulfate de quinine sous forme de cristaux aiguillés d'une grande blancheur.

# Sulfate acide de quinine.

Pr. Sulfate neutre de quinine cristallisé. . . . . . 1 partie

Eau distillée. . . . . . . . . . . . . . . 10 parties.

Acide sulfurique. . . quantité suffisante pour obtenir une solution.

Faites évaporer au bain-marie jusqu'à réduction au tiers du volume primitif. Par le refroidissement, le sulfate acide de quinine se dépose en cristaux transparents et volumineux.

# Sulfate de cinchonine.

Si l'on remplace l'écorce de quinquina jaune par l'écorce de quinquina gris, dans le procédé précédemment décrit pour l'obtention du sulfate de quinine, on peut obtenir facilement du sulfate de cinchonine. Le précipité déterminé dans les décoctions acides par le carbonate de soude, lavé et desséché, est traité à plusieurs reprises par l'éther ou le chloroforme, qui dissolvent aisément la quinine et laissent pour résidu la cinchonine. Cette dernière base est reprise par l'eau acidulée d'acide sulfurique et fournit du sulfate de cinchonine cristallisé par la concentration des solutions bouillantes.

On obtient surtout ce sel, dans les grandes fabriques de sulfate de quinine, en employant un procédé méthodique pour les diverses cristallisations. Le sulfate de cinchonine se concentre dans les eaux mères. Si ce sel recevait en thérapeutique des applications plus étendues, le commerce serait en mesure d'en livrer des proportions considérables.

## Sulfate de morphine.

Nous ne proposons aucune modification à la formule du Codex.

Sulfate de strychnine.

Même observation que ci-dessus.

## Sulfate d'atropine.

On dissout 10 parties d'atropine dans l'éther pur et anhydre; d'autre part, on fait un mélange dans la proportion de 1 partie d'acide sulfurique et de 10 parties d'alcool à 95°. On ajoute goutte à goute cette liqueur acide dans la dissolution d'atropine. Le sulfate se forme et se dépose instantanément. On décante la partie éthérée surnageante et l'on jette le précipité sur un petit filtre où il s'égoutte et se dessèche.

L'éther évaporé laisse un résidu peu considérable qui, dissous dans l'œu et saturé per quelques geuttes d'ammonisque, laisse déposer un peu d'atropine que l'on peut recueillir.

Ce procédé est dû à M. Maître.

Votre commission, messiours, ne voit aucun changement opportun à faire subir aux préparations suivantes:

Acétate de morphine;

— de quinine;
Chlorhydrate de morphine;
— de quinine;
Hydroferrocyanate de quinine.

#### VI GROUPE. - Separances MEUTHER.

## Cantharidine.

On introduit et l'on tasse convenablement dans l'appareil à déplacement des cantharides réduites en poudre demi-fine, et l'on épuise cette poudre par l'alcoof à 85° jusqu'à ce que les fiqueurs sortent à peine colorées. Les teintures alcooliques sont détillées pour retirer tout l'alcool, et le résidu est introduit dans un vase à précipité où it ne tarde pas à se séparer en deux couches; la plus inférieure est formée par un liquide aqueux, et lu

supérisare par une couche verdâtre huileuse. A l'aide d'un petit siphon, on se débarrasse du liquide aqueux inférieur qui ne renferme pas de cantharidine. La partie huileuse, abandonnée à elle-même dans un endroit frais pendant quelques semaines, finit par se prendre en une bouillie demi-solide de oristaux. Au moyen de plâtre, de linges ou de papier breuillard, il est facile d'absorber la majeure partie de la matière grasse. La masse cristalline restante, lavée avec de l'alcoel à 56° qui entraîne les dernières portions d'huile verte, est finalement redissoute dans l'alcoel fort et bouillant, qui, par le refroidissement, laisse déposer la cantharidine sous forme de cristaux purs et brillants.

Ge procédé donne de très-bons résultats. Le point capital est d'abandonner l'huile verdâtre au repos pendant assez longtemps pour qu'elle se dépouille complétement de la cantharidine. Quelques semaines suffisent ordinairement.

## Digitaline.

2 kilogrammes de poudre de feuilles de digitale sont intimement mélangés avec 400 grammes d'acétate de plomb gristallisé réduit en poudre fine. Ce mélange, délayé avec un peu d'eau distillée jusqu'en consistance de bouillie ferme, est introduit et tassé dans l'appareil à déplacement. Au bout de quelques beures de macération, on déplace peu à peu le liquide par de mouvelle eau distillée, et l'on arrête la lixiviation lorsqu'il a passé environ 3 litres de liquide. On ajoute au liquide limpide une solution de carbonate de soude jusqu'à cessation complète de précipité, et l'on jette sur un filtre. La liqueur filtrée est mélangée immédiatement avec une solution concentrée de tannin jusqu'à ce que le précipité ne paraisse plus augmenter.

On recueille ce précipité sur un linge serré où il sera lavé par un petit fillet d'eau. Lorsqu'il a acquis la consistance d'une bouillie ferme, on mêle ce tannate avec 200 grammes de litharge finement parphyrisée et l'on porte cette pâte à l'étuve, où alle se dessèche complétement. Le gâteau qui en résulte est alors pulsérisé et traité par l'elcoèl concentré à deux reprises successives. La solution alcoolique évaporée à une douce cha-

leur laisse un résidu qu'on lave avec un peu d'eau distillée froide pour dissoudre les sels solubles entraînés. Après une nouvelle dissolution dans l'alcool bouillant additionné de noir animal lavé, la digitaline se dépose sous la forme de flocons blanchâtres, granuleux et agglomérés.

Ce produit, agité avec du chloroforme, se dissout en partie. La partie dissoute se dépose par l'évaporation spontanée du véhicule, et représente la digitaline dans son plus grand état de pureté.

#### Mannite.

Bien qu'une foule de produits naturels renferment de la mannite, c'est toujours de la manne que l'on extrait cette substance.

On fait fondre de la manne en larmes dans environ la moitié de son poids d'eau bouillante, et l'on passe sur un blanchet Au bout de quelques jours de repos dans un lieu frais, le liquide se trouve transformé en une masse cristalline que l'on soumet à une pression énergique. Il reste alors un gâteau de mannite parfaitement blanche que l'on fait cristalliser de nouveau, soit dans l'eau bouillante, soit dans l'alcool à 85°.

#### Salicine.

L'écorce de saule (Salix alba ou Salix helix) supposée sèche est coupée en menus fragments, et soumise à deux décoctions successives avec dix fois son poids d'eau et le vingtième de son poids de litharge finement pulvérisée. Les deux décoctions passées au travers d'une toile sont réunies et précipitées, après leur refroidissement, par l'acide sulfurique étendu, qui les débarrasse de l'excès de plomb qu'elles renferment. L'excès d'acide sulfurique ajouté est enlevé, soit au moyen du carbonate de baryte, soit au moyen du sulfure de barium. Les liqueurs filtrées sont évaporées en consistance sirupeuse et mises à cristallisation. Les cristaux grenus et colorés qui se déposent sont redissous dans l'eau bouillante et décolorés par le noir animal.

Ce procédé est de M. Merck et donne de bons résultats. Il présente sur tous ceux qui avaient été conseillés l'avantage d'éviter l'emploi de l'alcool et de précipiter plus complétement

toutes les matières gommeuses et tannantes qui accompagnent la salicine dans l'écorce de saule.

#### Santonine.

Le semen-contra réduit en poudre grossière est mélangé dans une large terrine avec le tiers de son poids de chaux passablement éteinte et passée au tamis. Ce mélange, tassé dans un appareil à déplacement, est épuisé par de l'alcool à 85°, et ce dernier déplacé par l'eau. Les liqueurs alcooliques réunies sont distillées jusqu'au quart de leur volume. Il se produit alors un dépôt de matière résineuse que l'on sépare par le filtre. Le liquide filtré, évaporé de nouveau jusqu'à consistance de sirop clair, est additionné de son volume d'acide acétique concentré et chaud, puis abandonné au repos. La santonine cristallise par refroidissement. On la purifie par dissolution dans l'alcool et par le charbon animal. Elle affecte alors la forme de cristaux brillants et incolores.

1 kilogr. de semen-contra d'Alep fournit en moyenne de 12 à 14 gr. de santonine.

#### VII. GROUPE. - RÉSINES.

# Résine de jalap.

On fait un mélange de 2 parties de poudre de jalap et de r partie de charbon animal, que l'on humecte d'alcool à 80° centésimaux. Après une digestion de quelques heures, on introduit cette bouillie dans l'appareil à déplacement, où l'on continue la lixiviation à la manière ordinaire. Les dernières portions d'alcool sont déplacées par l'eau distillée. On sépare l'alcool du produit par la distillation au bain-marie, et on lave à plusieurs reprises le résidu par de l'eau chaude. La résine desséchée est finalement redissoute dans l'alcool. La liqueur alcoolique, évaporée après filtration au papier, laisse en dernier lieu une résine blanche et sèche presque complétement pure.

Ce procédé ne diffère de l'ancien procédé du Codex que par l'introduction du charbon animal destiné à décolorer en partie la résine obtenue. Cette excellente modification, qui permet de

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° série. T. XLV. (Mars 1864.)

Digitized by Google

recueillir sans plus de frais un produit plus pur et plus actif, est due à M. Mouchon.

On préparera de même les résines de :

Scammonée; Turbith; Quinquina.

Ici se termine le travail régulier de la commission chargée d'étudier les acides et alcalis végétaux, ainsi que leurs combinaisons salines. Permettes, messieurs, une dernière réflexion à son rapporteur.

En parcourant cette longue liste de substances actives si bien définies, en passant en revue les procédés divers de leur préparation, il vous sera bien difficile de ne pas éprouver un juste sentiment d'orgueil à la pensée qu'il n'est aucune de ces substances à la découverte ou à la préparation de laquelle n'ait coopéré un pharmacien. Chaque produit rappelle un nom cher à nos souvenirs et à la profession. C'est donc ici véritablement notre patrimoine, notre gloire peut-être la moins contestée. Au moment où la chimie organique, cultivée dans tout le monde éclairé, élevée à l'état de science véritable par les découvertes brillantes de ces derniers temps, n'a que trop de tendance à laisser dans l'oubli ses laborieux devanciers et les modestes travaux qui ont préparé son œuvre actuelle, nous regardons comme un devoir de rappeler à votre reconnaissance les noms de Scheele. Baumé. Pelletier et Caventou, Robiquet, Braconnot, Delondre, Soubeiran, Leroux, Deyeux, Seguin, etc., inséparables de la découverte des acides végétaux, des acalis organiques et de leurs sels, Lorsque, après un intervalle de vingt-six ans, la science tout entière est conviée par l'autorité à préparer une nouvelle édition du Codex français, c'est à peine si, dans la section importante dont l'étude nous était confiée par la Société de pharmacie, nous avons trouvé quelques pages à modifier dans l'ancienne rédaction, tellement était durable et sérieux ce premier travail, préparé presque exclusivement par les recherches de nos premiers maîtres.

## Sociétés sapantes.

## ACADÉMIE DES SCIENCES.

### Note sur les essuis alcalimétriques

Par M. E.-J. MAGMESE.

L'acide normal à 100 gr. de SO'HO, par litre est à l'état de concentration le plus favorable pour donner une grande précision aux essais, tout en évitant d'employer des volumes de liquide trop considérables, ce qui entraînerait mille inconvénients. Je ne songerais donc point à modifier en quoique ce soit une méthode recommandée par Gay-Lussac, si l'on ne pouvait trouver un avantage assez important dans le changement insignifiant en apparence, dont voici l'aperçu:

Au lieu de 100 gr. d'acide SO, HO, mettons seulement 98 gr. de cet acide au litre. Cette l'égère diminution ne sera pas sensible, elle ne rendra pas les essais moins nets, moins rapides avec les solutions ordinaires. Elle ne changera rien aux conditions générales imaginées par Descroisilles et adoptées par Gay-Lussac, mais elle aura les avantages suivants:

1º Elle rendra la composition de l'acide normal immédiatement dépendante de l'équivalent 4g de l'acide SO, HO et par conséguent de l'équivalent 40 de l'acide SO. En effet, la division prise pour unité dans les essais, le demi-centimètre cube centicadra juste 40 milligrammes d'acide concentré ou 40 millig. d'acide auhydre.

En conséquence, les poids de matières alcalines à essayer ne seront pas fractionnaires. S'il s'agit d'une potasse, au lieu de 47<sup>st</sup>,96, on prendra juste 47 grammes; s'il s'agit d'une soude, on prendra juste 31 grammes et ainsi des autres. Je ne crois pas utile de m'appesantir sur ca premier avantage. Tout le monde le comprendra facilement; 2º Elle ne changera rien à la marche indiquée par M. Violette pour l'essai des acides. La formule

$$T = 100 \times \frac{e}{e'} \times \frac{b}{b'}$$

ne subira aucun changement réel. Le rapport  $\frac{e}{e'}$  représenté par les équivalents pour l'hydrogène ou l'oxygène reste le même. Il faudra seulement prendre  $10^{co}$ , 2 d'acide normal nouveau pour faire 1 gramme d'acide  $SO^3$ , HO. Ce qui est on ne peut plus facile.

Toutefois, on peut suivre une marche encore plus simple: soient E, E', E'', etc. les équivalents de chacun des acides (chlorhydrique, azotique, acétique, etc.). On prendra pour chacun d'eux ce poids d'équivalent E, E', E'', on le versera dans la carafe de 500°, et l'on remplira avec de l'eau pure. On saturera 50° de l'acide normal à 98 gr. par litre avec une liqueur alcaline (la potasse est très-convenable) préparée de manière à saturer cet acide par volumes égaux. On saturera ensuite 50° de la solution acide dont je viens de parler avec la même liqueur alcaline, et le degré trouvé, c'est-à-dire le nombre de demicentimètres cubes de cette liqueur employés, sera le titre de l'acide à essayer sans autre observation ni calcul.

3º Elle permettra d'éviter presque tout calcul dans l'évaluation de la richesse alcaline des résidus laissés par les sels organiques soumis à la calcination.

Pour me faire bien comprendre, prenons un exemple:

Soient: S un poids donné de suintate de potasse (1);

p le poids de carbonate de potasse laissé par la calcination;

a le poids d'acide SO3, HO nécessaire pour saturer.

Lorsqu'on fait cet essai, on emploie généralement l'acide normal et les burettes graduées en demi-centimètres cubes.

<sup>(1)</sup> J'appelle ainsi le résidu brut de l'évaporation des eaux de lavage des laines en suint, par la méthode que nous avons imaginée, M. Rogelet et moi. C'est un mélange de sels de potasse, dont le principal est du suitnate.



Or, avec l'acide normal ordinaire, on doit faire un calcul trèssimple, il est vrai, mais très-gênant car le sentiment de la simplicité d'un calcul conduit presque toujours à l'erreur.

Soient d les divisions d'acide normal employées.

Il faut calculer le nombre des centimètres cubes  $\frac{d}{a}$ , multiplier ce nombre par  $o^{\mu}$ , 100 (contenance du centimètre cube en acide  $SO^{3}$ , HO) pour connaître a et se servir enfin de la relation

d'où

$$p=a\times\frac{69}{49}.$$

Mais avec l'acide que je propose ce calcul n'est plus nécessaire. En effet, soient d' les divisions ou demi-centimètres cubes employés, on a évidemment

$$a = d' \times 49$$

et mettant cette valeur dans l'équation précédente, il vient :

$$p = d' \times 49 \times \frac{69}{40}.$$

c'est-à-dire

$$p = d' \times 69$$
.

Aînsi le nombre des divisions d'acide employées doit simplement être multiplié par l'équivalent du carbonate de potasse pour donner la quantité de ce sel contenu dans le résidu.

Il est évident que cette règle s'applique à la soude, à l'ammomoniaque (1) et en général à toutes les matières alcalines.

Ces divers avantages sont assez sérieux pour justifier ma proposition.

J'ajouterai une courte remarque sur la pratique des essais. Cette pratique n'est pas très-facile. Plusieurs chimistes chargés en même temps d'analyser un même échantillon de potasse ou de soude, donnent souvent des chiffres tout dissérents; la

<sup>(1)</sup> Ce qui facilitera l'évaluation de l'azote des matières organiques, par le procédé de M. Péligot.

différence est quelquefois de plusieurs centièmes. En 1859, la chambre de commerce de Lifle, présidée par M. Kulhmann, désirant foire cesser un état de choses aussi préjudiciable aux transactions commerciales, nomma une commission de cinq membres bien connus de l'Académie (1). La principale conclusion de ces habiles chimistes fut la suivante : Il est nécessaire de faire bouillir la liqueus alcaline pendant qu'en verse l'acide normal afin de chasser immédiatement l'acide carbonique mis en liberté.

Cette recommandation est en effet d'une utilité extrême, mais elle ne suffit pas. L'acide carbonique enige pour son départ une à deux minutes d'ébullition; s'il faut cinq ou six reprises pour arriver juste à la quantité d'acide, il faut faire bouillir cinq ou six fois sans hésiter. En outre, au dernier moment, le passage de la manne rouge vineux à la nuauce pelure d'oignon présente de la difficulté pour les yeux, surtout si la kiqueur est un peu trouble.

Je remédie à ces inconvénients en ajoutant d'un seul coup un peu plus d'acide normal qu'il n'est nécessaire. On fait un premier essai à froid, on trouve 57 à 59, par exemple. On commence alors l'essai définitif en versant dans une nouvelle dose de 50° un peu plus d'acide qu'il n'en faut, par exemple 60, 61, 6a divisions soigneusement mesurées. On porte à l'ébullition. Dans ces circonstances, l'acide carbonique est chassé trèspromptement. On s'éloigne de la flamme et l'on ramène au bleu avec de la potasse caustique titrée (celle qui neutralise à volume égal). On se sert pour cela d'un tube-pipette de 10 centimètres cubes divisés en dixièmes. Le changement de couleur est si prononcé qu'on ne se trompe jamais de plus d'une goutte.

On arrive ainsi, avec la plus grande promptitude, à une extrême précision. Par ce moyen, toutes les discordances sont absolument effacées.

· at ...

<sup>(1)</sup> MM. Girardin, Correnwinder, Pétier, Meurein et Desespringalle.

### CONRAD GESNER.

1516 - 1565.

Par M. Cap.

T. .

L'histoire s'est souvent exercée sur octte merveilleuse période à laquelle on a donné le nom de rengissance, énogne curience et brillante qui termine le moven âge, commence l'histoire de la civilisation moderne, et que eireonscrit d'une manière asses mette l'étendue du xvie siècle. Vingt historiens en ont raconté les événements politiques et ont dit ce que les langues, la litérature, les beaux-arts, la philosophie, la raison générale, doivent à ces quelques années pendant lesquelles, abandonnant la plapart des doctrines et des usages des siècles antérieurs, l'esprit humain marcha vaillamment à la conquête des idées, des vérités et des principes qui devaient servir de base à une civilisation nouvelle. Mais peut-être n'a-t-on pas assez étudié ce que la même période apporta de faits nouveaux, d'heureuses découvertes et de profondes conceptions à la science qui, elle aussi, tendait à se renouveler. La complexité et l'étendue d'un parsil travail ont sans doute rebuté les écrivains que son importance incontestable aurait portés à l'entreprendre. Un seul homans en effet pourrait difficilement être à la fois asses versé dans les diverses branches du savoir pour suivre et analyser la marche de chacune d'elles pendant la durée de se siècle. Le meilleur moyen d'accomplir dignement une pareille tache me semblerait être de la soinder, de la fractionner en s'appliquant à étuder la biographie des sayants qui fleurirent durant cette période, Le fragment qui va nous occuper est une sorte de specimen de l'entreprise à laquelle nous faisons allusion. Puisse-t-il provequer d'autres recherches dirigées dans le même sens! Nous nous proposons d'y travailler nous-même en concentrant nos études sur l'histoire des sciences physiques et naturelles pendant cette remarquable époque.

Le savant qui va faire le sujet de cette notice, Conrad Gesner,

est celui qui, à la même date, outre d'importants travaux d'érudition et de philosophie, imprima la plus vigoureuse impulsion aux sciences naturelles. Il fut surnommé le Pline de l'Allemagne (1), mais cette comparaison manque de justesse, car Pline ne fut guère qu'un compilateur laborieux, intelligent, mais peu profond, tandis que Gesner fut un observateur habile, consciencieux et original. C'est un de ces hommes exceptionnels qui, à force de savoir, de patience et de génie, déterminent tout le mouvement de la science à une époque donnée. Réunissant à une grande force de pensée, une persévérance à toute épreuve, une volonté ferme, une érudition immense et une mémoire prodigieuse, il écrivit sur presque toutes les parties des connaissances humaines, et chacune d'elles fit sous ses mains de remarquables progrès.

Mais avant d'énumérer ses titres les plus glorieux à la reconnaissance de la postérité, qu'il nous soit permis d'exposer rapidement l'état où se trouvaient les connaissances générales au moment où il vint prendre une part si active à leur dévelop-

pement.

Dans le cours du xive et du xve siècle, les sciences s'étaient peu à peu relevées sous l'influence de diverses causes: par les communications établies avec l'Orient, par la création des universités, par la fondation de quelques ordres monastiques consacrées à l'enseignement, enfin par les grandes découvertes qui signalèrent la fin de cette époque. Dans la seconde moitié du xve siècle, des événements d'une autre nature vinrent donner à ce mouvement une nouvelle activité.

L'invention de l'imprimerie, la prise de Constantinople par les Turcs, qui fit refluer en Italie les derniers vestiges de la science antique, ainsi que les hommes qui en avaient conservé le dépôt, les progrès de l'art nautique, grâce à l'invention de la boussole, le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance, la lutte des opinions religieuses, enfin la découverte du Nouveau-Monde, telles furent les principales circonstances qui

<sup>(1)</sup> C'est Théodore Zwinger qui lui donna assez maladroitement le titre de *Plinius Germanicus*, dans une épitaphe qu'il composa en son honneur.



rendirent cette période la plus importante de l'histoire des progrès de l'intelligence pendant le moyen âge. Les sources générales de la science et celles de la richesse des nations se trouvèrent ainsi renouvelées à la fois. L'horizon matériel s'agrandissait en même temps que celui de la pensée humaine. Les recherches d'érudition, la fixation des langues modernes, le déplacement des sciences, des arts et du commerce, le nouvel équilibre européen qui devait en être la conséquence : telles furent les principales causes qui préparèrent l'essor extraordinaire qu'allait prendre l'esprit humain dès les premières années du siècle suivant.

Les disputes de l'école s'étaient apaisées peu à peu; la scolastique allait périr avec le moyen âge dont elle avait été l'une des plus vives expressions. Les travaux des érudits, les découvertes récentes et l'élan des idées nouvelles lui portèrent en effet les derniers coups. Toutesois la scolastique avait servi au progrès général en tournant les esprits vers les études abstraites et vers la philologie; elle avait introduit de nouvelles formes dans l'argumentation, et sourni quelques bons éléments à la recherche de la vérité; mais elle avait retardé l'essor des sciences en détournant les hommes d'étude de l'observation directe des phénomènes naturels, et à peine avait-elle ajouté quelques données positives au domaine de la vraie philosophie.

La scolastique n'avait été, à vrai dire, qu'une lutte entre les doctrines d'Aristote et celles de Platon, entre le spiritualisme et l'expérience. Mais tandis que les écoles retentissaient encore de ses derniers combats, d'autres études acquéraient de jour en jour plus d'importance. Les recherches philologiques préoccupaient tous les esprits. On cherchait, on retrouvait dans les bibliothèques des monastères les manuscrits de l'antiquité. A peine ces trésors étaient-ils découverts, que de savants imprimeurs, les Alde, les Junte, les Estienne, les reproduisaient avec un soin religieux. Les scoliastes en épuraient le texte : Juste Lipse, Bernardin Telesio et l'Espagnol Vivés abandonnaient les questions philosophiques pour s'adonner aux recherches d'érudition. Quelques esprits elevés essayaient d'imiter ces chefs-d'œuvre; de plus hardis cherchaient à faire passer dans les idiomes modernes les formes de la littérature antique, tan-

dis que d'autres s'efforçaient de donner à la philosophie une mesileure direction. Ésasme, repoussant les formules pédantesques de l'écele, s'attachait à répandre dans les discussions la clarté et même l'élégance; Montaigne enveloppait une saine morale dans une forme naive et pleine de charme; Charron montrait que la véritable philosophie se fonde sur l'étude de soi-même; Ramus ramenait la discussion aux principes d'une logique droite et précise. Chacun d'eux portait ainsi les coups les plus rudes à la doctrine péripatétique et préparait les armes dont Galilée, Descartes, Gassendi, Locke et Newton devaient se servir plus tard pour la renverser définitivement.

Cependant, les abords de la science, dégagés des subtilités de la scolastique, restèrent encore quelque temps entravés par le scepticisme qui, non content de s'exercer sur les idées théoriques, semblait se défier même de l'expérience: témoin Cornélius Agrippa qui écrivit un livre: De vanitate et incertitudine scientiarum. Heureusement le temps n'était pas loin où F. Bacon, après avoir montré tout le vide des abstractions philosophiques, allait établir que l'observation directe devait être dans les sciences le premier guide du raisonnement.

On commencait en effet à chercher dans les phénomènes de la nature de pouveaux et intarissables sojets d'observation. On s'attacha surtout aux études qui offraient un intérêt plus direct et plus prochain : à la comaissance des plantes qui se lie intimement avec l'agriculture et qui, de tout temps, fit partie des connaissances médicales, à l'histoire des animaux qui nous sont si utiles sous divers rapports, et à la minéralogie, qui se rattache si naturellement à l'art des constructions, à la métallurgie, aux arts industriels, et qui a des connexions si nombreuses avec la chimie. Chacune de ces sciences allait bientôt devoir à Conrad Gesner des principes et des développements qui leur ouvrirent une carrière nouvelle, aussi large qu'assurée.

CONRAD GESHER naquit à Zurich le 26 mars 1516. Son pèse était marchand fourreur et avait plusieurs enfants (1). Un oncle maternel, Jean Frick, ministre de l'Évangile, lui fit faire quelques études classiques, dans lesquelles il montra autant

<sup>(1)</sup> Son père s'appelait Urse Geener et su mère Barbe Frick.

d'application que de facilité, et il lui donna les premières motions d'histoire natuselle.

Peut-être le jeune enfant prit-il quelque goût pour cette science dans les rapports de commence qu'avait son père avec les chasseurs des Alpes et des contrées du Nord. Cet oncle étant mont à la bataille de Zug (1531), Jean-Jacques Ammian, professeur d'éloquence à Zurich, le prit chez lui et dirigea ses études vers les sciences médicales. Gesner les continua avec Thomas Plattner, savant naturaliste et médecin, dont toute la famille fut, comme celle des Asclépiades, dévouée au culte de la médecine, et qui avait reconnu les rares aptitudes de son jeune élève.

Mais le moment était venu pour Gesner de se créer une position indépendante. Soutenu par les bienfaits des chanoines de Zurich, il alla d'abord à Strasbourg, où il travailla quelque temps avec le savant prédicateur Wolfgang Fabrice Capiton, qui lui enseigna l'hébreu, et qu'il aida bientôt dans ses recherches sur la Bible et sur la philologie.

Il sentit alors se développer en lui un penchant décidé pour la profession médicale. Il vint en France, et alla habiter Bourges, où le savant Cujas attirait alors un grand nombre d'étudiants. Tout en suivant ses leçons de jurisprudence, il se livrait à de sériouses études d'histoire naturelle et d'anatomie. C'est à Bourges qu'il se lia avec Jean Frisius, son compatriote, célèbre et érudit orientaliste qui, placé plus tard à la tête du collège de Zurich, s'empressa d'y attirer son ami.

Conrad Gesner avait dix-huit ans quand il se décida à venir à Paris, où il se livra avec une sorte de passion à tous les genres d'étude. Ildévorait, dit-il, tous les livres grecs, hébreux, arabes ou latins qui lui tombaient sous la main. Le subside qu'il recevait des magistrats de Zurich étant très-modique, il se vit obligé pour y subvenir de donner des leçons. Jean Steiger, jeune patricien de Berne, le pritemamitié et l'aida parfois de sa hourse. Enfin, en 1536, il retourna à Strasbourg, où il acquit bientôt la réputation d'un prodige de myoir (miraculum litterarium). Pen après il obtint une place au collège de Zurich, et il se maria à peine âgé de vingt ans.

Cependant le modeste emploi qu'il occupuit à Zunich ne

pouvant suffire aux besoins de sa famille, les magistrats de cette ville lui allouèrent un nouveau subside à l'aide duquel il alla s'établir à Bâle pour y poursuivre ses études médicales. C'est alors qu'il travailla au Dictionnaire grec de Phavorinus Camers. Deux ans après il fut appelé à Lausanne, où le sénat de Berne venait d'établir une académie, et où il enseigna pendant trois ans les lettres grecques. Il alla ensuite à Montpellier, où il se lia d'une manière intime avec trois naturalistes éminents: Belon, Laurent Joubert et Rondelet, puis, en 1541, il vint à Bâle se faire recevoir docteur en médecine, et retourna à Zurich pour y exercer la profession médicale et y occuper une chaire de philosophie.

C'est à cette époque qu'il entreprit sa Bibliothèque universelle, véritable encyclopédie du xvi siècle, dont il rassemblait les matériaux depuis plusieurs années. Il publia à la même date quelques analyses et traductions d'auteurs grecs, ainsi qu'un Catalogue des plantes, en quatre langues. La plupart de ces plantes étaient nouvelles, et le fruit de ses propres recherches. En 1542, il traduisit du grec un Traité des syllogismes; il fit aussi plusieurs voyages en Suisse et en Savoie, pour en étudier les productions naturelles. Il publia ses observations en vers. Il y joignit un petit livre sur le lait et des remarques sur la beauté des montagnes. Bientôt après il donna une traduction des sentences de Stobée, des Allégories de Dion Chrysostôme sur Homère et une édition expurgée de Martial.

En même temps, et tout en mettant en ordre les matériaux de sa Bibliothèque et de son grand ouvrage d'histoire naturelle, il publiait une préface pour les Œuvres de Galien, une autre sur l'Histoire des plantes de Tragus, un Traité des eaux minérales de l'Allemagne et de la Suisse et une Description du mont Pilate, près de Lucerne.

En 1545, Conrad Gesner alla à Venise, où il étudia les poissons de l'Adriatique, puis à Augsbourg, afin de recueillir les titres de tous les ouvrages connus et imprimés à cette époque en hébreu, en grec et en latin. Il joignit à cette longue nomenclature une analyse sommaire et une courte appréciation critique de chaque ouvrage.

De 1551 à 1560, il publia les cinq premiers livres de son

Histoire naturelle. Il avait dessiné lui-même et fait graver à ses frais un nombre considérable de figures qui devaient en faire partie. Ces dépenses avaient absorbé presque toute sa fortune, ce qui ne l'empêcha pas de former de ses propres mains et à l'aide des dons qu'il recevait de ses nombreux correspondants (1), le premier cabinet de zoologie qui eût encore existé. Des travaux si importants et si désintéressés le firent nommer, en 1555, professeur d'histoire naturelle dans sa ville natale, chaire qu'il occupa désormais jusqu'à sa mort.

L'empereur Ferdinand Ier, à qui il avait dédié son Histoire des poissons, l'appela près de lui et l'anoblit (2). Revenu à Zurich. Conrad Gesner se livra de nouveau à la pratique de la médecine. La peste avant éclaté dans cette ville en 1564. il donna pendant deux années les soins les plus assidus et les plus éclairés aux malades qui en étaient atteints: il écrivit même une dissertation sur les principaux symptômes de cette maladie et sur les meilleurs movens de la traiter. L'année suivante, affaibli par les fatigues et sans cesse exposé à la contagion, il finit par en être atteint lui-même et en mourut au bout de cinq jours. à l'âge de quarante-neuf ans (15 décembre 1565), ne laissant après lui qu'une veuve sans enfants. Quand il ne douta plus de la terminaison funeste qui menacait sa vie, il se fit transporter dans son cabinet, comme dans le lieu qui lui était le plus cher, au milieu de ses livres et de ses écrits qu'il essava de mettre en ordre; mais ses forces n'y suffirent pas. Il confia ce soin à Caspar Wolf, son élève et son ami, à qui il légua sa bibliothèque et ses manuscrits, en le chargeant de publier tout ce qu'il pourrait en extraire de propre à étendre et perfectionner les sciences.

Voilà sans contredit une noble et belle vie! N'est-ce pas là un véritable héros, mourant au champ d'honneur, couronné cette



<sup>(1)</sup> John Key (Caius) de Norvich, médecin d'Édouard VI, de Marie Stuart et d'Élisabeth, savant zoologiste, qui fonda à Cambridge un collége qui porte encore son nom, adressa à Gesner un grand nombre de minéraux.

<sup>(2)</sup> Les armoiries qu'il lui donna comprenaient un lion, un aigle, un dauphin et un basilic; chacun d'eux représentant le roi de la classe à laquelle il appartient, mais tous soumis à la domination du roi de la science.

fois, non des lauriers de la fausse gloire par le génie de la destruction, mais des palmes de la ventu par les mains de la science et de l'humanité?

Bien que Gesner n'ait pas laissé de postérité directe, son nom fit longtemps l'honneur du pays qui l'avait vu naître. Son oncle, André Gesner, qui avait reçu trente-six blessures à la bataille de Zug, vécut encore trente-six ans après cet événement et occupa pendant plusieurs années les premières charges de sa ville natale. Cet oncle fut la souche des Gesner qui fleurirent dans les xvii et xviii siècles et qui s'illustrèrent dans divers genres de savoir et de mérite. C'est à cette célèbre famille qu'appartient Salomon Gesner, l'auteur du Premier navigateur et de la Mort d'Abel.

#### TT.

C'est ainsi que s'écoulait, dans ce siècle sérieux et grave, la vie des hommes qui se vouaient à la recherche du vrai, à la philosophie, à l'étude des sciences, des lettres et même au culte des beaux-arts. Ce n'est pas une des moindres merveilles de cette période étonnante que la ténacité, la persévérance consciencieuse avec laquelle les hommes de ce grand siècle poursuivaient leur pensée pendant leur vie tout entière; tantôt, concentrant leur esprit et leurs forces sur un sujet unique, d'autres fois, réunissant dans un même labeur plusieurs branches de l'intelligence. « Pénétrez dans leur conscience, s'écrie a un historien du xviº siècle, et cherchez les motifs qui les « ont fait agir, vous ne trouverez, dans la plupart du moins « de ceux dont le nom est resté le plus grand, ni la soif de l'or, « ni l'amour effréné des distinctions sociales. La vie n'était « pour eux qu'une haute mission, consacrée tout entière à « réaliser une grande pensée (1). »

L'universalité du savoir qui caractérise Conrad Gesner, et qui l'avait fait comparer à Pline, lui permit d'embrasser presque tout entier le cycle des connaissances acquises à l'époque où il parut. Ainsi, indépendamment des diverses hranches de

<sup>(1)</sup> Filon. Histoire du seizième siècle, t. II, p. 571.

l'histoire naturelle, dont il ne se borna pas à suivre des yeux le progrès, mais qu'il enrichit notablement par ses propres découvertes, il s'occapa avec succès des sciences philosophiques, de la logique, de la morale; il y joignit des recherches profondes en linguistique, en philologie, en bibliographie; il représenta, comme on voit, tout le savoir du siècle où il vécut, comme l'avaient fait à différentes époques Aristote, Albert le Grand et Vincent de Beauvais. Si sa vie, tranchée d'une manière trop prématurée, ne lui permit pas de mettre la dernière main à tous les travaux qu'il avait entrepris, ceux qu'il nous laissa, même inachevés, portent tous l'empreinte de sa main puissante et le cachet irrécusable de son génie.

On pourrait distinguer dans Conrad Gesner trois hommes: l'érudit, le philosophe et le naturaliste. Nous insisterons moins sur les deux premiers chefs, d'une part, parce que ceux de ses travaux qui se rapportent à l'érudition, travaux qui furent d'une si haute utilité à son époque, se trouvent aujourd'hui surpassés par ceux des siècles qui l'ont suivi; d'autre part, parce que ses recherches en philosophie avaient naturellement un point d'appui dans la scolastique expirante, et dont il semble n'éveiller qu'à regret les derniers retentissements. Nous signalerons donc de préférence ses travaux d'histoire naturelle, parce qu'ils sont plus originaux, qu'ils ont réellement ouvert à la science des voies nouvelles, enfin, parce que, à l'heure qu'il est, ils sont encore très-utiles à étudier, et qu'ils tiennent toujours le rang le plus honorable dans l'état actuel de nos connaissances.

« Son histoire des animaux, dit Cuvier, dont on ne saurait contester la haute autorité dans cette matière, est le plus considérable de ses ouvrages sur l'histoire naturelle, et celui qui lui assurera la renommée la plus durable. Cet ouvrage peut être considéré comme la première base de toute la zoologie moderne. C'est un vaste magasin d'érudition, dans lequel tous les auteurs postérieurs ont puisé sans le citer. Il ne cite lui-même qu'Aristote, Pline et Galien. » Il y a ajouté toutes les recherches les plus récentes, les siennes propres comme celles qui lui étaient communiquées; car, dans ses voyages, il avait beaucoup observé et avait établi de nombreuses relations. Dans les cinq volumes in-folio dont il se compose, Gesner traite successivement

des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons et des serpents. Le sixième était destiné à l'histoire des insectes, mais il ne parut qu'après sa mort. Le tout est accompagné d'une riche synonymie et d'un grand nombre de figures dessinées à la main, dont on conserve les originaux dans la bibliothèque de Zurich.

C'est dans cet ouvrage qu'il prononça pour la première fois le mot de genre (genus). S'il ne créa pas celui de famille, il indiqua parfaitement les caractères qui sont communs à plusieurs individus et les rapports qui les réunissent. C'étaient les premiers rudiments d'une classification rationnelle. Nous allons voir qu'il ne tarda pas à les étendre en les appliquant à d'autres branches de l'histoire de la nature.

L'esprit de généralisation est naturel à l'homme méditatif. Dès qu'il possède d'assez nombreux éléments d'une connaissance nouvelle, il est porté à les disposer dans un ordre méthodique, et à fonder sur eux une théorie d'ensemble. Il compare, il classe, il catégorise les matériaux et les faits, il en tire des conséquences générales, guidé en cela, non seulement par le désir d'en simplifier l'étude, mais aussi par la pensée qu'il a surpris à la nature un grand secret et saisi la clef de l'ordre établi par la puissance divine; mais quelle que soit en définitive la réalité de ces hypothèses, il en résulte toujours un progrès réel pour l'étude de la science et pour son enseignement.

Bien que les travaux de botanique de Conrad Gesner aient moins servi à sa renommée que ceux relatifs à la zoologie, il s'y est rendu plus célèbre peut-être par la fécondité des vues qu'il a introduites dans cette branche de l'histoire naturelle, et qui depuis sont restées dans la science. Jusqu'alors on s'était à peu près borné à distinguer les plantes des temps antiques, citées par Théophraste, Pline ou Dioscoride, et trop souvent mal reconnues par les Arabes. Au xv° siècle, leur nombre ne s'élevait guère au delà de 800. Les recherches des curieux et des voyageurs en avaient peu à peu augmenté le catalogue; c'est celui que Gesner avait publié d'abord en quatre langues; mais lui-même, après avoir parcouru l'Alsace, la Suisse, la Lombardie et le midi de la France, en éleva le nombre à plus de 1,500. Il les décrivit, les dessina et les peignit de sa propre main, en y joignant tous les détails de leur organisation: inno-

vation précieuse dont la science lui est redevable, et qui l'amena à porter une attention spéciale sur la fleur et sur le fruit. C'est alors que lui vint la première idée de classer les végétaux d'après les organes de la fructification.

Cette idée capitale qui depuis forma la base de la science botanique, ne fut pas admise dès le principe par tous ceux qui comme lui s'occupaient de cette science. D'autres méthodes furent même proposées dans le cours du même siècle, par Matthieu de l'Obel (1), par André Césalpin, et plus tard par Fabius Columna. Mais déjà le nombre des amateurs s'était accru, des jardins botaniques se fondaient dans la plupart des capitales et des villes universitaires. Or, on ne possédait aucun guide pour classer les sujets dont le nombre s'accroissait chaque jour. Les descriptions étaient obscures, les noms souvent confondus, les organes encore mal observés, la science proprement dite n'existait pas.

Peu à peu les vues nouvelles de Gesner furent appréciées. Outre le principe primordial de la classification des plantes d'après les organes de la fructification, il remarqua que l'analogie des caractères généraux entraîne presque toujours celle des formes et des propriétés, ce qui l'amena à déterminer plusieurs groupes naturels. Il fit adopter le mot de genre, pour réunir les espèces analogues; mot heureux qu'il introduisit en même temps dans la zoologie. C'est aussi lui qui eut la première idée de donner aux plantes nouvelles le nom des naturalistes célèbres (2). Plumier lui en fit l'application à lui-même,

<sup>(1)</sup> Matthieu de l'Obel, né à Lille, était botaniste de Jacques Ie, roi d'Angleterre; l'Obel, plus connu sous le nom de Lobel, eut la première idée de l'association des plantes par groupes naturels. Son ouvrage intitalé : Stirpium adversaria (mémoires) nova, etc., dédié à la reine Élisabeth, renferme plusieurs groupes bien caractérisés, comme les Labiées, les Personnées, les Ombellifères, les Gramens, les Orchis, les Mousses, les Palmiers. Il y a même séparé d'une manière fort tranchée les plantes monocotylédones d'avec les dycotylédones, ce que l'on pourrait regarder comme le germe de cette grande division, qui équivaut en importance à celle des vertébrés et des invertébrés dans la zoologie.

<sup>(2)</sup> C'est à Magnol que l'on doit le nom de famille, appliqué au groupement des genres. Le mot espèce est plus ancien. Il vient du lutin :

en donnant le nom de Gesneria, à un arbuste de l'Amérique, de la famille des campanulacées. On a également donné le nom de tulipa gesneriana à une belle espèce de tulipe qu'il avait signalée.

Comme on le voit. Conrad Gesper, sans avoir peut-être fait faire d'aussi grands pas à la science des végétaux qu'à la zonlogie, tient l'un des premiers rangs comme créateur de la hotanique scientifique. Il mourut avant d'avoir donné à cette lumineuse pensée tout son développement, mais ses travaux furent recueillis par Gaspard Wolf, son élève, et par Joachim Camérarius, directeur du jardin d'Altdorf. Ses œuvres de botanique consistent principalement, en un Commentaire sur le cinquième livre de Valérius Cordus, et dans ses Fragments d'une histoire des plantes. Cet ouvrage, qui fut terminé par Gaspard Wolf, ne parut que plusieurs années après sa mort. Ce qui le distingue surtout, ce sont les planches que Gesner avait dessinées et fait graver sous ses veux (1). Ces figures avaient presque absorbé toute sa modeste fortune, ce qui ne l'empêcha pas de créer un riche cabinet d'histoire naturelle, formé de ses propres recherches, et des dons qu'il avait reçus de ses amis et correspondants.

Après avoir éclairé des lumières de son génie la botanique at la zoologie, C. Gesner jeta aussi un coup d'œil sur la minéralogie. On a de lui un ouvrage intitulé: De rerum fassilium, lapidum, et gemmarum figuris (Zurich, 1565), dans lequel il s'occupa surtout de ce qu'on appelant alors les pierres figurées (et que l'on nomma plus tard des pétrifications ou des fossiles), parce que dans l'impossibilité de s'en rendre compte par les données plus récentes de la géologie, on les regardait encore comme des accidents ou des jeux de la nature. Sans remonter à l'origine probable de ces fossiles, il reconnut pourtant qu'ils étaient ou qu'ils représentaient des comps d'a-



spacies, arometes et autres drogues ( dont on tira les mots épices, guicaries) et qui s'appliquait anx condiments sincioqu'enx remèdes. En Italie, les phasmaciens partent encose la nom de spasiali et les phasmasies celui de speserie.

<sup>(1)</sup> Cee planches servirent à plusieum ouvrages, entrautres à une édisiem abrégée de Matthiole, par Camérarins.

berd organisés: pensée dont il n'apprécia pas peut-être toute. la portée, car elle eût ouvert dès lors un horizon nouveau à la science minéralogique. Bernard Palissy alla plus loin et ne craiguit pas d'affirmer que « nulle pierre ne peut prendre forme de « orquille ni d'autre animal, si l'animal lui-même n'a basti sa « forme (£). »

Quoi qu'il en soit, le traité de C. Gesner attira l'attention sur les pétrifications, sur les cristaux, et faire un nouveau progrès à la minéralogie. Ce savant connaissait les propriétés électriques de plusieurs minéraux. Il publia aussi un Traité des caux minérales de la Suisse et de l'Allemagne, ainsi qu'une. Description du mont Pilate, près de Lucerne. C'est dans ce dernier écrit qu'il inséra un petit Traité du lait, et des nemarques intéressantes sur les beautés que présente l'aspect des montagnes.

Si, dans l'histoire des progrès de la minéralogie au xu' siècle, Georges Agricola occupe la première place pour la connaissance des minéraux et Joachim Camérarius pour la méthode, Conrad Gesner tient le premier rang pour la description des cristaux et des pétrifications. Tel est le jugement qu'en portent encore les minéralogistes de nos jours. Or, on sait que cette branche de la minéralogie est la première origine d'une science encore toute nouvelle, la géologie ou connaissance de la terre, dont les sapides progrès comprennent aujourd'hui l'histoire de tous les êtres du globe, en remontant aux époques les plus reculées de la formation de notre planète.

Voilà ce que fit Gesner pour l'avancement des sciences naturelles; mais ce n'est pas là que se bornent ses titres à l'une des places les plus émissentes dans l'histoire des progrès de l'esprit humain au xvi siècle. Il nous reste à jeter un coup d'œil sur ceux de ses écrits qui se rapportent à d'autres sujess non moins importants.

Avant de donner, par ses travaux personnels, un nouvel essor à l'esprit scientifique de sen siècle, Gesner avait voulu en constater l'état actuel en dreamnt une sorte d'inventaire du sa-

<sup>(1)</sup> Voyen l'édition qua j'ni donné des Abures complètes de Burnard Palissy, en 1844. Panis, in-18, p. 273.

voir général acquis à son époque, comme pour servir de noint de départ aux recherches nouvelles qu'il désirait y ajouter. Sa Bibliothèque universelle est, en effet, un vaste répertoire qui contient non-seulement les titres de tous ses ouvrages imprimés ou manuscrits renfermés dans les plus riches bibliothèques, mais une appréciation exacte et judicieuse de chaque onvrage cité. Disposée d'abord par ordre alphabétique et plus tard par ordre de matières, elle a servi de modèle à toutes les compilations du même genre qui la suivirent. Elle est encore excellente à consulter à cause de sa parsaite exactitude. La partie de cet immense catalogue qui se rapporte à la médecine ne lui avait pas paru assez complète pour être publiée. Il s'excuse en même temps de n'avoir pu donner à certains fragments de ce travail toute la perfection qu'il eût désiré, obligé qu'il était, disait-il, de partager son temps « entre deux déesses inexorables » : la nécessité et l'amour de la science.

Dans un autre livre ayant pour titre: Mithridates, seu de differentiis linguarum (Zurich, 1555, in-8°), il compara la plupart des idiomes connus. On y trouve l'énumération de cent trente langues anciennes ou modernes, ainsi qu'un tableau polyglotte de l'oraison dominicale en vingt-deux langues. C. Gesner était très-versé dans les langues anciennes et parlait facilement toutes celles de l'Europe. Dans sa jeunesse il avait donné, outre quelques éditions d'auteurs grecs ou arabes, une traduction des œuvres d'Élien. Le célèbre professeur Key (Caius) de Cambridge, son ami lui avait fourni d'utiles matériaux pour quelques-uns de ces ouvrages.

Nous ne dirons rien ici de ceux de ses travaux qui se rapportent à la philosophie, à la morale, à la théologie, parce que ces divers écrits, encore empreints, pour la plupart, des formes de la scolastique et de la controverse animée qui s'exerçait alors sur les matières religieuses, ne sauraient être appréciés de nos jours comme ils le furent sans nul doute à l'époque où ils parurent, mais ils n'en sont pas moins un éclatant témoignage de la foi vive et sincère, comme du haut savoir et de la profonde sagesse qui caractérisent leur auteur.

C'est dans les préfaces (Epistole muncupatories) de son grand Traité d'histoire naturelle qu'il faut étudier Conrad Gesner. C'est là qu'il exposa non-seulement ses vues, ses projets, le plan de sa vaste entreprise, mais encore le véritable caractère de sa belle âme. Malheureusement bien peu de savants iront les chercher à cette place, et toutefois c'est là seulement que l'on peut bien juger de la portée et de la justesse de ses vues, comme de l'étendue de son génie.

Dans l'Epître dédicatoire que l'on trouve en tête de son livre sur les quadrupèdes, il expose son but, sa manière de comprendre la science, sa grandeur et sa dignité. Cette épître se termine par un extrait de Job sur les vues de la Providence au sujet des animaux. Celle du troisième volume, consacré aux oiseaux, est suivie d'une citation empruntée à la préface de Théodore de Gaza sur l'histoire des animaux d'Aristote. Chacune des suivantes est également terminée par des fragments tirés soit des saintes Écritures, soit des savants les plus autorisés de l'antiquité. C'est dans le quatrième livre, histoire des poissons, qu'il emploie, pour la première fois, la nomenclature binaire, formée du nom du genre suivi du nom spécifique : premier exemple de la nomenclature généralement adoptée aujourd'hui dans les sciences naturelles.

On trouve partout, dans ses épîtres dédicatoires, des témoignages de la grandeur de son âme et de ses pieux sentiments. Il déclare que son but, en se livrant à l'étude des sciences, a été d'y trouver une sorte d'échelle pour s'élever à la contemplation du grand architecte, maître et père de toutes choses, de la nature et de nous-mêmes.

Il blame Pline d'avoir toujours personnifié la nature, au lieu de rapporter à Dieu les faits et les phénomènes qu'il signale. L'histoire de chaque objet naturel, dit-il, doit être comme un hymne à la sagesse et à la bonté divine, l'esprit devant naturellement remonter de l'œuvre au suprême artisan. Il ajoute qu'il ne s'est voué à la médecine qu'à cause de ses rapports avec la philosophie naturelle. Il regarde comme une âme abjecte et sordide celle qui ne considère dans l'étude des sciences que l'utilité et le lucre (1). La science, suivant lui, est formée de

<sup>(1)</sup> Illiberalis herculé et sordidus est animus, quisquis ubique utilitatem et lucrum spectet. (Epist. nuncup. quadrup.)

deux parties: la raison et l'expérience. La raison comprend les préceptes universels et éternels que l'expérience ne fait que confirmer; car l'expérience ne prouve rien sans le raisonnement.

Si l'on cherche à résumer les services que Conrad Gesner a rendus à l'histoire naturelle, on doit reconnaître qu'ils consistent principalement dans les idées neuves et originales qu'il introduisit dans la science, et dont il fit lui-même la première application.

Par exemple, la description des objets naturels, qu'il assujettit à un ordre déterminé et qu'il accompagna de figures plus

détaillées qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui.

Il eût voulu y joindre la coloration des mêmes objets, mais sa pauvreté mit obstacle à son désir. Il compara le premier l'ensemble et les détails des êtres décrits, ce qui constitua la première tentative d'une classification rationnelle.

Au point de vue de la méthode, si, dans ses premiera essais, il adopta l'ordre alphabétique, il ne tarda pas à reconnaître, ainsi qu'Albert le Grand, que cet ordre n'avait rien de philosophique et qu'il rompait les affinités (cognatas animantes).

C'est alors qu'il conçut l'idée du genre et qu'il commença à grouper autour de ce type les espèces voisines. Il réunit même quelques genres en faisceau, ce qui servit de prélude à l'établissement ultérieur des familles.

Conrad Gesner reconnut aussi que l'ordre artificiel repose sur la considération d'un seul caractère; par exemple, les dents chez les animaux et le nombre des étamines pour les plantes, tandis que l'ordre naturel doit se fonder aux l'ensemble et la valeur relative de tous les caractères: idée lumineuse qu'il me fit qu'indiquer, mais qui n'en est pas moins le premier pas vers la fondation de la méthode naturelle.

Aristote avait pressenti la nomenclature rationnelle, qui existait déjà dans les langues hiéroglyphiques; Gesner la fit passer dans les langues modernes et l'appliqua aux sciences naturelles, en donnant au genre un nom substantif, accompagné d'un adjectif qualificatif pour l'espèce. Linnée, deux siècles après, généralisa ce système de nomenclature, qui s'appliqua successivement à plusieurs branches des sciences descriptives.

Albert le Grand avait essayé de ranger les corps naturels en série continue en montrant les degrés et les rapports généraux qui existent entre les êtres organisés. Gemer rendit cette série plus complète en appliquant cette pensée aux êtres des trois règnes. Il l'étendit même jusqu'à une série d'êtres supérieurs, imaginaires à la vérité, qui, selon lui, devaient servir de transition entre l'homme et la Divinité: idée ingénieuse qui fut reprise et développée plus tard par Charles Bonnet, compatriote de Gesner, et qui fait la base de la Palingénésie monate du savant philosophe génevois.

Conrad Gesner était d'un caractère doux et modeste. Il s'était fait beaucoup d'amis et de nombreuses relations. Bien qu'il fift nauvre, souvent maladif, et qu'il eût beaucoup vovagé, il avait rassemble une bibliothèque considérable, ainsi qu'un grand nombre de planches et de manuscrita. Il était myope, ce qui ne l'empêchait pas de dessiner et même de peinere assez facilement. Il était bienveillant, pieux, simple et modéré dans ses habitudes. Moissonné dans la force de l'âge et victime de son dévouement, que de promesses, que d'espérances sa mort enlewait à la science et à la gloire! L'étendue et la variété de ses travanx ne s'expliquent que par l'innocence de sa vie, par son ardeur pour le travail et la rare aptitude de son esprit, secondes par une mémoire exceptionnelle et une activité infatigable. Gonrad Gesner possédait surtout cet esprit d'ordre et de méthade qui abrége les recherches, qui allonge le temps, et sans legnel la mémoire ne garde aucune trace des faits appris ou observés. Il appliquait ce goût, j'aflais dire ce sentiment, à tous les sujets de ses études, et c'est ce qui le rer dit si habife dans l'art des classifications. Il réunissait à tant de facultés heureuses un tact exquis dans la critique, l'aptitude à extraire, à résumer, à exposer les matières scientifiques. S'il n'embrassa pas, comme Aristote et Albert le Grand, le cercle complet des connaissances humaines, personne n'approcha plus que lui de ces grands exemples de l'universalité du savoir.

A Courad Gesaer se termine l'ère de la science de l'antiquité, du moyen âge, et comme celle de la science moderne. Il forme la transition entre l'une et l'autre, car il arriva précisément à l'époque où l'Europe, enrichie par les voyages et les découvertes de l'âge précédent, abandonnait partout les doctrines surannées pour s'élancer dans des voies nouvelles.

Au milieu de ce mouvement général, Conrad Gesner représente presqu'à lui seul tout l'avenir des sciences naturelles, comme Bernard Palissy, Césalpin, Vésale, Harvey et Van Helmont représentent les sciences physiques, comme Ticho-Brahé, Copernic, Galilée, Cardan, Fermat et Képler se placent à la tête des sciences mathématiques, comme Thomas Morus, Montaigne, Ramus, Vivès, Bacon et Descartes représentent toute la philosophie du xvi siècle. Au même moment, dans la littérature, déja s'annonçait l'avénement de cette grande école qui devait fleurir avec tant d'éclat sous Louis XIV, tandis que, dans les beaux-arts, brillait en même temps cette noble phalange d'artistes qui illustrait les pontificats de Jules II et de Léon X. Siècle prodige qui, s'il ne fut pas l'apogée de la puissance de l'esprit humain, fut du moins l'une de ses périodes les plus glorieuses!

Il est beau de figurer à l'un des premiers rangs dans un semblable cortége et d'avoir les mêmes titres a la renommée, titres qu'il nous semble utile de rappeler quelquefois aux générations nouvelles et de signaler ainsi à la reconnaissance de la postérité.

Note. Le catalogue des écrits de Conrad Gesner est très-volumineux. Il ne comprend pas moins de 66 numéros. Il a été rapporté très-complétement: 1° par le père Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire de la république des lettres, t. XVII, p. 343 et 370. Paris, 1732, in-12; 2° par le docteur Gaspard Schmiedel, médecin du margrave d'Anspach, dans l'édition qu'il a donnée des Opera Botanica de Conrad Gesner; 3° par le docteur Jourdan: Biographie médicale, t. IV, p. 402 et 408.

Les meilleurs éléments de sa biographie se trouvent: 1° dans son Epistola ad Guillelmum Turnerum: de libris a me editis. Zurich, 1562; 2° dans la préface de sa Bibliothèque universelle; 3° dans l'oraison funèbre de Conrad Gesner, par Josias Simler, son compatriote et son successeur dans la chaîre de mathématiques, à Zurich (1565); 4° dans la Vita Conradi Gesneri de C. Schmiedel, placée en tête du volume des Opera Botanica de Conrad Gesner. Nuremberg, 1751 et 1770, 2 par-

ties en un volume in-solio. Cette biographie, écrite en latin, est la plus étendue et la plus complète que nous connaissions. C'est à cette source que nous avons principalement puisé pour cette Étude.

# Extrait du Procès-verbal

De la séance de la Société de pharmacie de Paris, du 3 février 1864.

Présidence de M. BOUDET.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. La correspondance manuscrite se compose :

- 1º D'une lettre de M. Vigier, pharmacien à Paris, qui prie la Société de vouloir bien le comprendre parmi les candidats aux places de membres résidants. M. le président désigne MM. Adrian et Mayet pour examiner les titres que M. Vigier fait valoir à l'appui de sa candidature;
- 2° D'une lettre de M. Adolphe Schaeuffèle, lequel demande à faire partie de la Société à titre de membre correspondant;
- 3° D'une note de M. Stan. Martin sur les taches qui apparaissent au visage et sur la peau des mains des mineurs qui travaillent à la lumière électrique;
- 4° D'une lettre adressée à M. le président par M. Reveil, qui demande s'il n'y aurait pas lieu de faire à un membre correspondant l'application de l'article 29 du règlement de la Société. Conformément aux dispositions de cet article, la Société confie à son bureau l'examen de cette affaire.
- M. Baudrimont présente au nom de M. Fraisse, pharmacien à Saint-Nicolas-du-Port, un travail sur l'action des essences de laurier-cerise et d'amandes amères en présence du sulfate de cuivre ammoniacal qui sert au dosage de l'acide cyanhydrique. L'examen de ce travail est renvoyé à MM. Lefort, Baudrimont et Marais.

La correspondance imprimée comprend:

Le Pharmaceutical journal (3 numéros). — Le Journal de chimie médicale d'Orient. — El Restaurador farmaceutico

(4 minéros).—The Chomist and druggist (janvier).—American jeurnal of pharmacy.—Le Journal de pharmacie de Lisbonne.

— Le buttetin de la Société de pharmacie de Bordeaux.—Une note de M. Daniel Hanbury sur le cassia moschate. — Un exemplaire de la thèse de M. Marcotte sur le matico (artanthe elongata), travail que M. Shaeuffèle analyse sommairement et dont il signale les points les plus dignes d'intérêt.

Enfin M. Reveil présente à la Société quatre volumes d'un traité de botanique générale publié par lui et MM. Dupuis, Héring et Gérard.

Le même membre fait en outre hommage d'un exemplaire de la deuxième année de son Annuire pharmaceutique.

- M. Schaeusfèle annonce la mort récente d'un des membres correspondants de la Société, M. Oudart, pharmacien à Troyes,
- M. Robinet lit une note sur l'examen hydrotimétrique de la glace d'eau de mer recueillie à Fécamp sur des flaques d'eau que laisse, la mer en se retirant. Selon ses prévisions, M. Robibinet a constaté que la glace recueillie à la surface de l'eau de mer est à peu près sans saveur et d'un degré hydrotimétrique remarquablement faible, soit 5°. L'eau de mer aux dépens de laquelle cette glace s'est formée marquait 620°.
- M. Dubail, au nom d'une commission chargée de présenter un rapport sur le chapitre des essais et falsifications, expose les raisons pour lesquelles cette commission s'est trouvée jusqu'ici dans l'impossibilité de faire son travail. La Société, après avoir entendu les observations de plusieurs membres, invite la commission à lui présenter ce rapport aussitôt qu'elle sera en mesure de le faire.
- M. Mayet, au nom de la commission permanente, demande la nomination de deux commissions pour examiner les deux questions suivantes, qu'elle propose de mettre à l'étude: 1° rechercher un procédé pratique d'essai des quinquinas; 2° rechercher un procédé pratique d'essai des opiums. Cette proposition est adoptée. La commission des essais d'opium est composée de MM. Guibourt, Baudrimont, Reveil, Guillemette et Hottot fils; la commission des essais des quinquinas, de MM. Buignet, Duroy, Marais, Paul Blondeau et Adrian.
  - M. Regnault, en son nom et au nom de M. Adrian, lit un

travail sur les densités des mélanges d'éther, d'alcool et d'eau.

Cette étude comprend particulièrement: 1° un examen des moyens aréométriques employés pour apprécier le titre de l'éther sulfurique dans l'industrie; 2° la relation d'expériences sur la déshydratation des mélanges d'éther sulfurique et d'alcool par le carbonate de potasse; 3° la description d'une nouvelle méthode éthérométrique fondée sur la détermination de la densité de l'éther avant et après l'action du carbonate de potasse; 4° une table générale qui permet de calculer, au moyen de deux expériences densimétriques, les proportions d'éther pur, d'alcool et d'eau contenues dans un éther quelconque.

M. Marais donne lecture de la suite de son rapport sur les eaux distillées.

M. Guibourt présente un échantillon de racine de jalap ayant quelques-uns des caractères appartenant à une variété de jalap vrai, dite jalap digité, mais n'en possédant point les propriétés médicamenteuses, puisque, traité par l'alcool et par l'eau, ce faux jalap n'a fourni qu'un et demi pour 100 environ d'une résine particulière ayant beaucoup d'analogie avec la résine de sang-dragon.

La séance est levée à quatre heures et demie.

# Bibliographie.

Chimie appliquée à la physiologie animale, à la pathologie et au diagnostic médical; par M. Schutzenberger, agrégé de la Faculté de médecine de Strasbourg, professeur à l'École des sciences appliquées de Mulhouse, etc. 1 vol. in-8°, 500 pag.

Un traité qui, sous une forme concise, résume les principaux faits chimiques se rapportant à la physiologie, à la pathologie et au diagnostic, est depuis longtemps désiré en France, non pas seulement de l'élève, mais aussi du maître, qu'il soit médecin, pharmacien, professeur de chimie ou attaché aux expertises médico-légales. Ce traité succinct, M. Schutzenberger nous le donne en cinq cents pages, pauvres d'hypothèses, mais remplies de faits; il nous en donne la raison dans ce passage de la préface: « Sans réunir tout ce que la chimie a pu dire de certain ou d'hypothétique sur le grand problème de la vie animale, j'ai voulu rendre un compte exact, mais abrégé, du rôle de cette science dans l'étude des fonctions de l'organisme, de l'appui prêté par elle à la physiologie..... » Et plus loin: « J'ai cherché à tracer un tableau général du phénomène chimique de l'organisme. »

Aussi ne fera-t-il pas un double emploi en transcrivant l'histoire complète de ces principes immédiats qui, comme l'albumine, la fibrine, la gélatine, etc., sont décrits tout au long dans les traités de chimie et dont l'exposé augmenterait par trop le cadre de l'ouvrage. Toutefois l'auteur en dit l'essentiel, ainsi qu'on peut le voir au chapitre I, consacré à l'étude des principes immédiats de l'économie animale, dans lequel on ne parle pas seulement de l'albumine et de ses congénères, mais encore des corps gras, des substances minérales et des gaz qui peuvent se rencontrer dans-l'organisme animal.

Voici, au reste, les titres des sept autres chapitres :

- « II. Tissus et liquides de l'organisme animal.
- « III. Digestion, nutrition, sécrétions digestives.
- « IV. Fonctions chimiques du foie et des glandes sanguines.

  —Génération.
  - « V. Excrétions.—Respiration.
- VI. Solution de questions particulières. Revue d'ensemble.
  - « VII. Phénomènes chimiques de l'organisme malade.
- « VIII. Analyse chimique appliquée à la physiologie et au diagnostic. »

Il existe déjà quelque chose de pareil en Allemagne; il a pour auteur seu Schlossberger, de l'Université de Tubingue. L'accueil que cet ouvrage a reçu de l'autre côté du Rhin est un garant de celui qui est réservé de ce côté-ci au volume dont nous rendons compte, et qui, comme tout ce qui vient de M. Schutzenberger, aussi bien les travaux originaux que les travaux de vulgarisation, porte le cachet d'une grande exactitude alliée à un puissant esprit de synthèse.

J. N.

### Renne Medicale.

De l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement du cancroïde.

M. Bergeron, dans un mémoire lu récemment à l'Académie, a appelé l'attention sur le traitement du cancroïde par le chlorate de potasse.

Le premier essai, et il a été fructueux, remonte déjà à une date assez ancienne. Il a pour sujet un chat atteint d'épithélioma de la bouche. L'animal guérit. Récemment, M. Leblanc fils a entretenu l'Académie de trois cas d'épithélioma de la muqueuse buccale traités et guéris par le même agent, le premier chez le cheval, et les deux autres chez le chat.

Une tumeur restée longtemps indolente, puis devenue le siège de légers chatouillements, ulcérée enfin, considérée par MM. Velpeau et Richet comme une cancroïde, a cédé, entre les mains de M. Milon, à l'emploi d'abord quotidien, puis rendu progressivement rare, de plumasseaux de charpie imprégnés d'une solution saturée de chlorate potassique, à la température ambiante, et dont on prenait soin d'entretenir l'humidité.

L'observation publiée presque simultanément par M. W. Cooke est celle d'un cancer ulcéré occupant la lèvre inférieure, le côté gauche de la face et la moitié de la lèvre supérieure, ayant été déjà opéré sans résultat durable, et qui, sous l'influence de l'action topique du chlorate de potasse, a été amené à la prompte et complète cicatrisation.

La solution employée chez ce second malade est sensiblement plus faible que celle à laquelle M. Milon avait eu recours.

Un troisième fait est propre à M. Bergeron. C'était une ulcération de la face dorsale du nez, ayant les mêmes caractères que les précédentes, ayant résisté successivement à la glycérine, au nitrate d'argent, à la teinture d'iode, et qui guérit complétement sous l'influence du chlorate de potasse, dans l'espace de trois mois et demi.

Un fait analogue a été communiqué à M. Bergeron par le D' Blondeau. La nature cancroïde de la tumeur, qui siégeait à l'angle interne de l'œil droit, avait été établie par MM. Laugier et Richard. M. Blondeau eut recours à l'application quotidienne de plumasseaux de charpie imprégnés de la solution suivante:

qu'on maintint en place pendant un temps aussi prolongé que possible.

Institué au commencement d'août 1863, ce traitement procura au bout de huit jours une diminution notable dans le volume de la tumeur, et au bout de deux mois sa disparition complète.

Ce prompt et heureux résultat, reconnu par MM. Laugier et Richard comme une guérison légitime, ne s'est point altéré depuis.

Une semme de la Salpêtrière a guéri entre les mains de M. Charcot, de deux tumeurs de la face analogues aux précédentes, sous l'influence du chlorate de potasse administré à l'intérieur à la dose de 2 grammes par jour, et plus tard avec l'aide d'applications topiques du même sel.

On doit à M. Charcot un autre fait semblable au précédent, également requeilli à la Salpêtrière.

Je passe sous silence d'autres faits en voie d'observation, dans lesquels une amélioration paraît déjà exister, pour arriver à une série d'insuccès nombreux, de l'aveu même de M. Bergeron. Ils se rapportent à des malades traités à la Salpêtrière, à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Laugier, à Saint-Louis, dans celui de M. Devergie. Je ne crois pas nécessaire d'entrer dans les détails.

Que conclure de l'étude de ces faits en apparence contradictoires, et cependant observés les uns et les autres avec beaucoup de soin par des observateurs également distingués?

Le mode d'application du traitement est des plus aimples, et si l'on peut attribuer à la négligence ou à l'inexpérience un certain nombre d'insuccès, il est arrivé aussi au même observateur de réussir et de ne pas réussir avec le même modus fuciendi. Il faut donc admettre que le diagnostie des tumeurs et des alcères dits cancroîdes de la face n'est pas encore arrivé à ma degré de précision suffisant, et il ne serait pas étonnant que le chlorate de potasse fût destiné à être la pierre de touche de certaines espèces bénignes et susceptibles de guérison.

Que' qu'il en soit, les faits que nous avons cités dans cet article engagent à poursuivre les essais d'un médicament aussi inoffensif que le chlorate de potasse, et à l'administrer à l'intérieur et à l'extérieur aux malades atteints de tumeurs cancroïdes ou épithéliales de la pessa et des membranes muqueuses. Chaque médecin doit répondre à l'appel qui lui a été fait par l'honorable M. Bergeron. (Mémoire lu à l'Académie et analysé dans le Bulletin général de thérapeutique.)

Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de la lobelia inflata; par M. le docteur BARRAILLIER.

Cette plante, d'un usage populaire dans l'Amérique du Nord, et aujourd'hui très-employée en Allemagne et en Angleterre, l'est beaucoup moins en France, malgré les conseils de plusieurs médécins qui en ont fait une étude sérieuse. Le mémoire du professeur de l'École de médecine navale de Toulon, dont je donne ici quelques extraits, est un travail recommandable.

La lobelia inflata s'emploie en poudre, en infusion et en teinture; celle-ci se prépare avec l'alcool ou avec l'éther; la teinture alcoolique est la plus usitée. La pharmacopée des États-Unis donne pour sa préparation la formule suivante:

Lobelia inflata. . . . . . . . . 120 gram.

Laissez macérer pendant quatorze jours, exprimez et filtrez. Aux États-Unis, en emploie de préférence les feuilles pour prépares cette teinture.

Cette préparation est la plus usitée; on la prescrit ordinairement dans une potion, à la dose de 1 à 2 grammes dans les vingt-quatre heures; à doses plus élevées, elle déterminerait des nausées pénibles et même des vomissements.

En Allemagne, on fait usage de la teinture, mais aussi et assets souvent de l'infusion, que l'on prépare avec 1 gramme de lobélie pour une pinte d'eau (930 grammes).

La poudre est rarement prescrite.

La lobeline obtenue par Reinsch de la racine, et par Procter des semences qui la fournissent en plus grande abondance, aussi par William Bassick, de Londres, en traitant toutes les parties de la plante, n'a pas encore été employée en médecine.

Il résulte des expériences faites sur diverses personnes saines par M. Barraillier, et principalement sur lui-même, que la teinture de lobelia inflata détermine divers phénomènes, dont les uns peuvent être considérés comme spéciaux, et les autres comme accessoires; il note parmi les premiers: 1° la dysphagie; 2° la constriction thoracique et laryngée, la gêne de la respiration; 3° l'irrégularité des mouvements du cœur et du pouls et la diminution du nombre des pulsations; 4° l'engourdissement cérébral, la céphalalgie, la tendance au sommeil, la dilatation des pupilles.

Parmi les seconds, il range: 1° la fatigue musculaire; 2° les troubles des fonctions digestives, telles que nausées, inappétencé, coliques, diarrhée. Ces derniers symptômes n'ont pas été notés dans toutes les expériences.

La dose de teinture employée dans les expériences a été de cinq à vingt gouttes sur les personnes qui ont bien voulu s'y prèter. M. Barraillier a porté la dose sur lui-même à quarante gouttes; il dut s'arrêter à cette dose à cause des symptômes pénibles qu'elle détermine.

On lit dans l'Histoire naturelle et médicale des nouveaux médicaments, par le docteur Guibert, de Louvain, que le docteur Procter introduisit un grain de lobéline dilué dans l'eau dans l'estomac d'un chat, qui tomba immédiatement dans un état de prostration avec privation des mouvements pendant une heure; les pupilles étaient dilatées; quinze heures après, l'animal n'était pas complétement rétabli; il n'y avait eu ni vomissements ni purgation.

A l'exemple des médecins américains et anglais, M. Barrail-

hier a d'abord employé cette plante contre l'asthme nerveux et essentiel, et les effets lui en ont paru satisfaisants. Il a administré la teinture à la dose de 1 gramme et quelquefois de 1º,50 dans environ 60 grammes d'eau édulcorée, qu'il faisait prendre par cuillerée à soupe à des intervalles très-rapprochés, et il a eu, dans presque tous les cas, le bonheur de couper court à l'accès et de soulager rapidement les patients. Chez deux de ses malades, il a remarqué que l'usage habituel de ce medicament avait espacé les accès, et, ce qui était pour eux d'un avantage inappréciable, ces accès étaient moins intenses et de moins longue durée.

Mais ce n'est pas tout: ce médicament s'est trouvé également utile, au titre palliatif, dans les dyspnées symptomatiques, notamment dans celle qui dépend de la phthisie tuberculeuse. Il ne s'est pas montré moins efficace dans la dyspnée liée au catarrhe pulmonaire, principalement dans celui auquel Laennec a donné le nom de catarrhe sec. M. Barraillier a également eu occasion d'en apprécier les bons effets dans la dyspnée qui survit à certaines pneumonies, et dans celle qui est liée à certains états chloronémiques.

L'auteur termine son mémoire par les conclusions suivantes:

1° Sous le rapport physiologique, la lobelia inflata exerce une action manifeste sur le système nerveux, et principalement sur les actes du pneumo-gastrique, qui, sous son influence, sont pervertis et surtout exagérés.

2° Sous le rapport thérapeutique, cette plante exerce une action sédative réelle sur l'innervation des organes respirateurs, se révélant par les heureux résultats que l'on en obtient dans tous les états morbides caractérisés par des symptômes dyspnéiques, comme on l'observe dans les diverses formes d'asthme, dans la phthisie pulmonaire, dans le catarrhe bronchique chronique, dans la fin des pneumonies, et dans quelques maladies où existe une altération du sang, telles que la chlorose, l'anémie, etc.

L'action sédative stupéfiante de la lobelia inflata a pu être mise à profit dans certaines lésions externes, parmi lesquelles se rangent les plaies douloureuses et la contraction et la rigidité

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° série. T. XLV. (Mars 1864.)

du col utérin pendant le travail. (Bulletingénéral de thérapentique.)

## De l'hydrocotyle asiatique; par M. CAZENAVE.

L'auteur, qui expérimente cette substance depuis oinq ou six ans dans son service à l'hôpital Saint-Louis, a pu se convaincre que si elle n'a pas répondu à toutes les promesses qui étaient faites en son nom, elle n'est pas du moins sans valeur.

Ainsi ses effets ont été à peu près nuis dans l'éléphantiasis des Grecs, et dans la syphilis; « mais dans plusieurs formes de maladies de la peau, et surtout dans celles qui sont caractérisées par une hyperesthésie pure, ou dans lesquelles l'hyperesthésie existe comme complication.... dans plusieurs éruptions accompagnées d'un suintement considérable,... et enfin dans plusieurs autres affections qui semblent demander pour leur guérison une certaine excitation nouvelle comme directe de la peau, l'hydrocotyle asiatique a été très-souvent un agent de traitement très-efficace, un moyen de guérison.

« Il y a surtout trois effets de l'hydrocotyle, trois symptômes du médicament, qui ont été signalés déjà, que j'avais constatés, dit l'auteur, dans mes premières observations et que l'expérience m'a confirmés incontestablement.

e D'abord il y a une action sédative particulière sur le système nerveux, analogue à celle de certains narcotiques, ceux de l'aconit par exemple:

« Il en résulte une action thérapeutique très-remarquable et très-évidente, dans toutes les formes où il y a de l'hyperes-thésie. »

Ainsi dans le prurigo, dans le lichen, surtout après la période aiguë, dans les eczémas compliqués de prurit, et notamment dans les eczémas de la vulve, de l'anus, etc., dans un grand nombre de ces cas si pénibles, et souvent se rebelles, M. Cazenave a trouvé dans l'hydrocotyle un moyen de secours très-efficace, et souvent de guérison réelle.

La meilleure manière de l'administrer est en pilules de 5 centigrammes et sous la forme de sirop, dont une cuillesée. représente 5 centigrammes d'extrait hydroalcoolique. On commence par deux pilules ou deux cuillerées de sirop, qu'on peut porter jusqu'à vingt (dix matin et soir). Mais il vaut mieux s'en tenir à une dose moindre, douze pilules par jour, par exemple, d'abord parce qu'au delà il survient souvent de la céphalalgie, de l'oppression, de la perte de l'appétit, qui obligent d'interrompre le traitement, et ensuite parce qu'il faut souvent, pour obtenir un bon résultat, le continuer longtemps, plusieurs mois.

Quant à la pommade, M. Cazenave l'a rarement employée, et ne lui voit guère d'application utile que dans le psoriasis. (Revue de thérapeutique médico-chirurgicale.)

### Traitement de la coqueluche par l'ergot de seigle.

D'après le Deutsche Klinik, le docteur Griepenkeri ne compte pas moins de deux cents cas traités de cette manière, et presque tous avec succès. La formule suivante a été adoptée par lui comme la plus propre à donner un composé stable, dépourvu de toutes propriétés irritantes.

Pr. Poudre grossière de seigle ergoté. 1 gr. 50 à 2 gr.

Faites bouillir une demi-heurs avec :

### Ajoutez:

Sucre blanc en poudre..... 48 gram.

M. Une cuillerée à café toutes les deux heures pour un enfant de cinq à sept ans.

Pour les plus jeunes, on réduit la quantité de sirop à 1 gramme ou 75 centigrammes pour le même poids de sirop. Il faut, pendant toute la durée du traitement, éviter tous les aliments contenant du tannin.

L'expérience a montré qu'il convient de ne commencer l'emploi de l'ergot qu'après la troisième semaine, après la cessation de toute complication, et, de plus, que les quintes s'aggravent souvent pendant les premiers jours pour diminuer et disparaître ensuite rapidement. (Gazette médicale.)

VIGLA.

## Revue des travaux de Chimie publiés à l'Etranger.

Sur les fluosilicates; par M. Stolba (1). — Action de l'acide fluorhydrique sur le cristal de roche; par M. de Salm-Horstmar (2). M. Stolba a déterminé la densité de diverses dissolutions d'acide hydrofluosilicique contenant depuis 0,5 pour 100 jusqu'à 34 pour 100 de cet acide. Il en est résulté un tableau assez étendu que, faute de place, nous ne reproduisons pas. Le liquide ne contenant que 0,5 pour 100 d'acide a pour densité 1,004; celui qui en contient 34 pèse 1,3162; entre ces deux extrêmes, la densité augmente régulièrement à mesure que s'ajoute 0,05 d'acide; en sorte que la densité de cette dissolution peut être aisément calculée.

M. Stolba a aussi déterminé la solubilité du fluosilicate de potasse. Que la dissolution ait été préparée avec ce sel ayant séjourné pendant une année avec de l'eau distillée, ou qu'elle l'ait été à chaud, sauf à laisser refroidir sur du fluosilicate, le résultat est le même: 1000 parties d'eau dissolvent à '17°,5 cent. 1,02 parties de fluosilicate.

Le coefficient est plus élevé quand la dissolution a été préparée par agitation; alors il est de 1,20.

A l'ébullition, 1000 parties d'eau dissolvent 9,44 - 9,47 de ce sel.

La densité du fluosilicate de potasse solide et en poudre est à 17° cent. de 2,6655 — 2,6649.

Le fluosilicate de soude a de la tendance à former des dissolutions sursaturées. A l'ébullition, 1000 parties de dissolution contiennent 23,92 de sel; à 17°,5 cent. elles n'en contiennent que 6,48, et alors la densité est de 1,1068.

Le fluosilicate de soude est donc plus de cinq fois plus soluble que ne l'est le fluosilicate de potasse; en conséquence, l'auteur le propose comme réactif pour la potasse en remplacement de l'acide hydrofluosilicique.

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XC, p. 193.

<sup>(2)</sup> Annal. der Physik und Chem., t. CXX, p. 334.

Densité du fluosilicate de soude à 17°,5 cent. 2,7547.

Les deux fluosilicates possèdent la propriété caractéristique de colorer en violet la flamme du gaz.

Au sujet de l'action de l'acide fluorhydrique sur le cristal de roche, M. de Salm-Horstmar rappelle d'abord que ce minéral n'est pas également bien attaqué dans toutes les directions et que le maximum d'action a lieu dans un sens perpendiculaire à l'axe optique.

Ces faits, depuis longtemps connus, sont rapprochés par lui d'une observation faite par M. Steeg, opticien et tailleur de cristaux, suivant lequel le quartz est bien plus dur dans les plans parallèles à l'axe optique que dans ceux qui lui sont perpendiculaires. C'est aussi dans ce dernier cas que le cristal de roche se travaille le mieux.

Sur la fève de Calabar; par MM. Josst et Hesse (1). — Cette fève provient du physostigma venenosum (Balfour); elle est très-vénéneuse et doit à cette propriété d'être, en Guinée, officiellement administrée aux criminels condamnés à mort.

Christison a expérimenté sur lui-même les propriétés narcotiques de cette légumineuse; 8 décigrammes de substance ont causé au bout de quinze minutes un vertige, bientôt suivi de paralysie; sa vie a été en danger. Elle ne dilate pas la pupille, comme le font certains narcotiques, mais elle la contracte, ce qui est nouveau.

Le principe vénéneux réside dans les cotylédons; il est représenté par un alcaloïde que MM. Jobst et Hesse appellent, naturellement physostigmine. Pour l'obtenir, on commence par préparer un extrait alcoolique que l'on fait dissoudre dans de l'eau à laquelle on ajoute de la magnésie calcinée jusqu'à neutralisation, ce moment est arrivé quand le liquide a acquis une couleur brune; on évapore ensuite à une chaleur douce, et l'on agite à plusieurs reprises avec de l'éther, jusqu'à ce que le liquide ne cède plus rien aux acides, ce qu'on reconnaît aisément au moyen d'un morceau de papier blanc non collé qu'on avait

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXIX, p. 115.

introduit dans le mélange; car. de brun qu'il était devenu, ce papier se décolore à mesure que l'alcaloïde s'en va. Quand ce moment est venu, on réunit les liquides éthérés, et on les agite avec quelques gouttes d'acidé sulfurique faible; il résulte de là deux couches dont la supérieure, éthérée, ne contient que des matières indifférentes. Le sulfate alcaloïdique se trouve dans la couche aqueuse, on sépare celle-ci, on la traite par de la magnésie, et enfin par de l'éther qui sépare l'alcaloïde.

Par évaporation, on obtient une masse brune, amorphe, soluble dans l'ammoniaque, la soude, l'éther, la benzine, l'alcool, moins soluble dans l'eau froide. L'alcaloïde est complétement séparé de la dissolution éthérée par le noir animal.

La dissolution aqueuse jouit d'une réaction alcaline et d'une saveur légèrement brûlante. L'iodure ioduré de potassium la précipite en couleur kermès; elle précipite aussi le sesquichlorure de fer en donnant de l'hydrate de sesquioxyde.

Avec la potasse fondante, la physostigmine donne des vapeurs alcalines. Les acides dissolvent cet alcaloïde, la dissolution produite est généralement colorée en rouge ou en bleu. L'acide sulfhydrique altère plus ou moins ces couleurs.

Le chlorhydrate offre les réactions suivantes :

Avec acide tannique: précipité rougeâtre, amorphe, floconneux, peu soluble dans l'acide chlorhydrique.

Bichlorure de platine: précipité jaune, soluble dans l'acide chlorhydrique ainsi que dans l'eau bouillante. Un exces de bichlorure détruit ce sel double, surtout à chaud.

Chlorure d'or: précipité brun donnant peu à peu de l'or métallique, tandis que le liquide se colore en pourpre; l'hydrogène sulfuré détruit cette couleur.

Bichlorure de mercure : précipité blanchâtre, soluble dans l'acide chlorhydrique, insoluble dans l'agent précipitant.

La physostigmine agit sur la pupille, qu'elle contracte une heure après la mort. Dans ce fait unique jusqu'à ce jour, les auteurs voient dans l'avenir une application possible à la chimie légale (1).

<sup>(1)</sup> Pour les détails botaniques, historiques et physiologiques, nous

sur l'acide sylvique : par M. Maly (1). - Sur l'acide abiétierue; par le même (2). - Suivant M. Malv. l'acide sylvique et l'acide abiétique sont un seul et même produit auquel il attribue la formule C88 H64 O10, et qu'il considère comme un acide bibasique (3). Il prépare cet acide de la manière suivante : de la colophane concassée est mise à digérer avec de l'alcool à 70-80 pour 100; il en résulte une masse grumeuse que l'on traite par de l'alcool bouillant à 90 ou 92 pour 100, pour ensuite le filtrer chaud et le précipiter par de l'eau. Le produit constitue une masse résineuse laquelle, au bout de quelques semaines, se tapisse de cristaux d'acide abiétique qu'on isole en traitant par l'alcool froid, qui ne dissout que la résine. Les petites aiguilles restantes sont ensuite soumises à une nouvelle cristallisation au moven de l'alcool chaud, et constituent alors des lamelles, fusibles à 165° cent., et solubles dans l'éther, la benzine, le chloroforme, l'esprit de bois et le sulfure de carbone.

Les abiétinates sont en général incristallisables; toutefois, celui d'ammoniaque affecte la forme de lamelles qui, malheureusement, n'ont pas été analysées.

Les abiétinates de chaux, de baryte, de magnésie, de zinc, de plomb, de cuivre et d'argent sont insolubles et peuvent être obtenus par voie de double décomposition.

M. Maly a reconnu que l'acide abiétique est directement sécrété par les végétaux et l'a préparé, en très-grande quantité, avec de la térébenthine recueillie par lui-même sur des pins (pinus abies et pinus larix) des environs de Gratz.

Pris à l'intérieur, l'acide abiétique traverse impunément l'or-

renvoyons aux deux articles publiés dans ce journal. t. XLIV, p. 47 et p. 350. J. N.

<sup>(1)</sup> Chem. Centralblatt, t. VII, p. 73.

<sup>(2)</sup> Annal. der Chem. und Phurm., t. CXXIX, p. 94.

<sup>(3)</sup> Déja Gerliardt a entrevu cette identité (Traité, t. III, p. 656). Les résultats analytiques obtenus par M. Maly s'accordent, d'une manière frappante, avec ceux de Laurent qui en déduit la formule C. Hann Ot (ibid., p. 657).

'ganisme, et se retrouve à l'état d'abiétinate de soude dans les urines; celles-ci sont donc précipitées par l'acide azotique (1).

sur la picrotoxine; par M. Prausder (2). — Après avoir traité deux fois par de l'alcool chaud les coques du Levant réduites en poudre, on retira l'alcool par distillation et l'on fit bouillir le résidu avec de l'eau, puis on ajouta un peu d'acétate de plomb, afin de précipiter la matière colorante. Après avoir éliminé l'excès de plomb par de l'hydrogène sulfuré, on fit évaporer. La majeure partie de la picrotoxine se sépara aussitôt; on purifia par une série de cristallisations dans l'eau, de façon à obtenir un produit incolore.

Par ces cristallisations, on se débarrasse d'ailleurs d'un corps blanc en petite quantité, qui est peu soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. C'est un acide faible, très-soluble dans de la soude, même étendue, d'où les acides le séparent à l'état d'aiguilles microscopiques; l'auteur leur attribue la formule C<sup>18</sup> H<sup>12</sup> O<sup>10</sup>.

La picrotoxine cristallise en aiguilles groupées en étoiles quand la dissolution est pure; dans le cas contraire, elle se sépare en filaments soyeux, lesquels, au bout de quelque temps, se divisent en aiguilles et parfois en lamelles. Elle est soluble à chaud dans les huiles grasses, ses dissolutions alcooliques dévient à gauche, ainsi qu'on le sait par M. Bouchardat.

L'auteur a fait avec la picrotoxine une série d'analyses dont les résultats ne s'accordent pas plus entre eux que ne s'accordent ceux obtenus par ses devanciers, sans doute à cause de la présence d'une quantité plus ou moins grande de l'acide faible mentionné ci-dessus. Mais, entre autres nombres, il en a obtenu qui s'accordent très-bien avec ceux trouvés il y a plus de vingt ans, par M. Oppermann, et en a déduit la formule

Car Hir Oto'

<sup>(1)</sup> L'acide azotique est également employé pour reconnaître la présence de l'albumine. A l'avenir donc, en présence d'un précipité produit dans l'urine par cet acide et avant de conclure à une albuminurie, il sera bon de s'assurer que le malade n'a pas reçu des médicaments résineux ayant pu introduire de l'acide abiétique dans ses urines.

<sup>(2)</sup> Zeitschrist für Chemie und Pharm., t. VI, p. 587.

Par l'ébullition avec de l'acide sulfurique affaibli, la picrotoxine se modifie, et donne lieu à des sels de baryte solubles dans l'eau, mais incristallisables, et se réduisant en une espèce de vernis par la dessiccation.

Avec le brome, elle donne un produit floconneux constituant, par la dessiccation, une poudre très-électrique. C'est de la picrotoxine bibromée. Avec l'acide azotique, l'auteur a obtenu un produit nitré C<sup>2+</sup> H<sup>15</sup> (Az O<sup>4</sup>) O<sup>10</sup>, soluble dans l'alcool et y cristallisant en aiguilles non fulminantes. Bouillie avec de l'acide azotique, elle fournit de l'acide oxalique. Distillée avec de la chaux, elle donne une faible quantité d'un liquide rappelant le métacétone.

Quant à d'autres propriétés telle que la réduction du liquide cuprotartrique, V. plus haut, t. XLIII, p. 170.

Sur la préparation de l'acide valérique au moyen de l'alcool amylique; par MM. Lawross et Jazukowitsch (1).—Cherchant l'influence que le dosage exerce sur le rendement en acide valérique, les auteurs ont entrepris une série d'essais qui les ont conduits à reconnaître que les meilleures proportions à employer sont celles déjà données par Trautwein, savoir :

| Bichromate de potasse        |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| Acide sulfurique monohydraté | 3,9 | - |
| Alcool amylique              | 1   | _ |
| Eau                          | 3.0 | _ |

Ici, le rendement est de 50 pour 100, tandis que si l'on se contentait des proportions indiquées par la théorie, on n'obtiendrait que 21 pour 100. Cela tient aux produits secondaires qui prennent naissance à cette occasion et qui, comme l'aldéhyde valérique et l'éther valéro amylique, se forment aux dépens de l'alcool amylique. Il en est de même de la résine verte qui les accompagne.

On diminue la proportion de ces produits secondaires en augmentant la dose de bichromate.

<sup>(1)</sup> Zeitschrift für Chemie und Pharm., t. VII, p. 83.

Dans cette préparation les auteurs prescrivent : d'employer la chromate à l'état de poudre grossière, de ne mélanger l'acide sulfurique que peu à peu et par petite quantité avec l'alcool amylique.

Le premier quart de ce liquide doit être ajouté de suite au bichromate dissous dans l'eau; le reste est ajouté lentement de manière à maintenir le liquide en ébullition.

Le rendement est plus grand quand la réaction est vive; on s'arrête quand le liquide distillé a atteint 2 1/2 fois le volume de l'algool employé. On rajonte de l'eau dans la cornue et l'on recommence la distillation; toutefois on peut éviter cette seconde opération en prenant plus d'eau dès l'origine : cing fois le volume de l'alcool employé.

L'acide valérique brut est neutralisé par du carbonate de soude; la dissolution, réduite en consistance sirupeuse est ensuite traitée par l'acide sulfurique étendu, qui déplace l'acide valérique, lequel se réunit en couche huileuse à la surface du liquide.

Sur l'atropine; par M. Pressers (1). — Même sujet; par M. Kraur, M. Ludwig (2). — Après avoir reconner, de concert avec M. Ludwig, que l'atropine (3) donne lieu à de l'acide benzoïque lorsqu'on la distille avec du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique, M. Pfeisser reconnut que par l'ébullition avec la soude, cet alcaloïde donne lieu à une hase volatile et à un acide à équivalent très-élevé.

Pareil résultat a été obtenu à la même époque par M. Kraut qui, de plus, a déterminé la composition et les principales propriétés de l'un et de l'autre de ces deux produits. A la base il donne le nom de tropine, à l'acide celui d'atropique; mais il n'est pas encore prouvé que ces deux produits sont identiques à ceux obtenus par M. Pfeiffer.

En chauffant de l'atropine avec de l'eau de baryte en vase

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., v. CXXVIII, p. 278 et 280.

<sup>(2)</sup> Archiv der Pharm., t. CVII, p. 129.

<sup>(3)</sup> Pour la préparation de l'atropine, voir ce journe, t. XLIII. p. 384.

clos et à 100°, M. Kraut a vu l'alcaloude se décomposen; il se produit un sel de baryte, leguel, en présence de l'acide chlorhydrique, se dédouble en un acide cristallisable et en un chlorhydrate organique qui reste en dissolution; celui-ci contient la tropine

L'acide atropique cristallise en belles aiguilles groupées concentriquement, fusibles à 105°,5. Elles forment un sel de chaux, perdant sur l'acide sulfurique 13,94 pour 100 d'eau. Ces caractères sont différents de ceux de l'acide cinnamique, avec lequel l'acide atropique est isomère.

L'atropate de tropine n'est pas cristallisable, visqueux à la température ordinaire, il se liquésie à chaud. Il ne paraît pas dilater la pupille.

A chaud, l'acide chlorhydrique dédouble l'atropine comme l'a fait l'eau de baryte.

Le chlorhydrate de tropine est soluble dans l'eau et cristallisable. Avec l'oxyde d'argent, il devient alcalin, et le liquide paraît contenir tout autre chose que de la tropine.

Ce même chlorhydrate est précipité par le biehlorure de platine, soluble à chaud et cristallisable ensuite en beaux cristaux orangés.

Avec le chlorure d'or, il forme un sel double également cristallisable.

Le travail de M. Kraut n'est pas terminé pas plus que celui de M. Pfeiffer.

sur les produits qui résultent de l'action des acides sur la fonte; par M. Hau (1). — Nous savons déjà qu'il se produit un carbure d'hydrogène lorsqu'on attaque la fonte par un acide aqueux (ce journal, t. XLIII, p. 96); d'un travail trèsapprofondi que M. Hahn vient de publier sur cette question, il

<sup>(</sup>t) Annales der Chemie and Pharmacie; to CXXIX, p. 57-

résulte que cette réaction donne lieu à une série d'hydrocarbures tous de la formule Ca Ha et qui consistent en

| Éthylène      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C*             | H٠  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-----|
| Propylène     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |     |
| Butylène      |   |   | • |   | • | • |   |   |   | C <sub>8</sub> | He  |
| Amylène       | • |   |   |   |   |   | • | • |   | C10            | H10 |
| P Caproylène. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cia            | His |
| Oenenthylène. | • | • |   |   |   |   |   |   |   | Cit            | Hie |
| Caprylène     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cre            | Hre |
| Nonylène      |   |   |   |   | • |   |   |   | • | Crs            | H18 |
| Paramylène    |   |   |   | • | • | : |   |   |   | Cse            | H*  |
| Cétène        |   |   |   |   | , |   |   |   |   | Css            | H33 |

L'auteur en entrevoit encore d'autres de la même série, mais d'un équivalent plus élevé et qui sont, par conséquent, solides à la température ordinaire. Parmi les hydrocarbures huileux, il pense avoir observé un composé appartenant au type C<sup>20</sup> H<sup>26</sup> comme l'essence de térébenthine, donnant avec le brome un corps solide à odeur de camphre.

Le résidu du traitement de la fonte par les acides cède à l'alcool absolu ou à l'éther une matière jaune, soluble dans l'acide sulfurique, et s'en séparant de nouveau en présence de l'eau. Sa dissolution alcoolique réagit l'acide, et précipite en jaune une dissolution alcoolique d'acétate de plomb; la même substance se dissout partiellement dans les alcalis; l'auteur la considère comme une résine.

L'auteur a encore observé une substance carbonée et sulfurée, en faisant barboter dans de l'alcool absolu, le gaz après que ce-lui-ci avait préalablement passé par une dissolution de potasse et une autre de chlorure de cuivre dans le but d'absorber l'hydrogène sulfuré et l'hydrogène phosphoré. L'eau trouble cette dissolution alcoolique que précipite en blanc une dissolution de bichlorure de mercure; ce précipité est soluble dans l'alcool chaud. Chauffé dans un tube, il abandonne du soufre et du mercure; il contient pour 100:

S = 1,51; Hg 13,08; C 3,22; H 0,80.

Enfin M. Hahn a reconnu que le chlorure de cuivre ne saurait servir à attaquer le fer lorsqu'il s'agit de doser le carbone de celui-ci, attendu que le gaz qui se dégage entraîne toujours. de notables proportions de ce métalloïde (1).

Sur un nouveau chlorure de carbone, la benzine perchlorée; par M. H. MULLER (1). — En introduisant peu à peu de la benzine dans du pentachlorure d'antimoine, il se dégage de l'acide chlorhydrique et se produit du trichlorure que l'on ramène à l'état de pentachlorure au moyen d'un courant de chlore. Or il arrive un moment où le chlore cesse d'être absorbé; si alors on verse le tout dans de l'acide chlorhydrique affaibli, tout l'antimoine se dissout, tandis qu'il se dépose une substance blanche, cristalline.

C'est un nouveau chlorure de carbone C<sup>12</sup> Cl<sup>6</sup> qui peut êtreconsidéré comme de la benzine, dans laquelle l'hydrogène estremplacé par du chlore.

Après avoir filtré et lavé à l'acide chlorhydrique, le dépôt cristallin contenant ce chlorure, on fait sécher, puis sublimer, et enfin cristalliser dans un mélange de benzine et d'alcool. On obtient ainsi des prismes allongés, blancs, soyeux, dénués d'odeur et de saveur, fusibles vers 220°, et se sublimant en aiguilles rappelant l'acide benzoique. Insoluble dans l'eau, il se dissout un peu dans l'alcool froid et mieux encore dans le bouillant; la benzine, l'éther, le chloroforme et le sulfure de carbone le disselvent en toutes proportions. L'acide sulfurique

<sup>(1)</sup> Les acides ne conviennent pas davantage pour la même raison, en sorte que, quand il s'agit de doser le carbone de la fonte ou de l'acier, il faut recourir à l'iode ou au brome qui attaquent le fer sans toucher au charbon. Il est vrai que le résidu ne renferme pas seulement du graphite, il retient aussi du silicium et même du fer. Ajoutons que la description qui en a été donnée (ce journal, t. XLII, p. 273, t. XLIII, p. 241) doit être rectifiée en ce sens que le résidu obtenu par le brome contient aussi du soufre dont la présence peut être rendue manifeste par traitement au moyen de l'acide azotique.

<sup>(2)</sup> Zeitschrift für Chem. und Pharm., t. VII, p. 40.

concentré est sans action, même à chaud et à la température de fusion de ce chlorure de carbone. Sans action sont encore : l'acide azotique et la potasse.

Ce composé offre une grande analogie avec le chlorure de carbone de Julin que l'on représente par la formule C<sup>20</sup> Cl<sup>10</sup>. L'auteur soupçonne qu'il, y, a identité entre les deux composés (1).

sur la chelestérine; par M. Lindemeyan (2). — sur la cholestérine acétique; par le même (3). — On sait par. M. Hoppeque la cholestérine polarise à gauche. M. Lindenmeyes. propose d'employer ce caractère pour déterminer la présence de ce principe immédiat dans l'buile de foie de morue, d'amandes deuces et différents autres liquides, lesquels, à l'état pur, sont sans action sur la lumière polarisée.

On sait que c'est M. Beneke (ce journal, t. XLII, p. 527) quis a décauvert la cholestérine dans le règne végétal et notamment dans les graines. Au procédé d'extraction proposé par ce chimiste, M. Lindenmeyer préfère le suivant : les graines réduites en poudre fine sont traitées par de l'alcool additionné d'un quart de son volume d'éther; on exprime et l'on traite de nouveau par de l'alcool ne contenant cette fois qu'un huitième d'éther; on exprime et l'on réitère le traitement s'il y a lieu. On distille. Le résidu est additionné d'eau, puis agité avec de l'éther, à plusieurs reprises; réunissant les dissolutions éthérées, on les soumet à la distillation, puis l'on fait bouillir pendant une heure avec la potasse alcoolique, et l'on réduit à siccité. Après avoir fait dissoudre le résidu dans de

<sup>(</sup>a) Il y aurait de l'intérêt à constater ce fait: le chlorure de Julin ayant, à ce qu'il paraît, été obtenu avec du carbone emprunté à de la fonte et à du chlore fourni par du salpêtre impur, il serait possible de préparar par voie de synthèse le chlorure de carbone dont a'agit et, par suite, la benzine elle-même.

J. A.

<sup>(2)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XC, p. 321.

<sup>(3)</sup> Ib., p. 247.

l'eau, en agite avec de l'éther à plasieurs reprises; le liquide, cette feis, contient la cholestérine, à peine souillée d'un peu d'une matière colorante, qu'on élimine aisément au moyen de lavages à l'alcool faible.

Opérant sur des pois cultivés dans le même champ, l'auteur a recennu que la chalestérine se développe avec la graine, et que le maximum correspond au moment où le fruit approche de la maturité.

Pendant longtemps on a ignoré la nature de la cholestérine; Gerhardt (Traité, t. III, p. 739) a pensé que c'est un alocol, et c'est en effet ce que M. Rerthelot (Chimie organique fondée sur la synthèse, t. I, p. CXXVIII) a mis en évidence en combinant cette matière avec divers acides.

M. Lindenmeyer vient d'y substituer de l'hydrogène par du sodium, et d'obsenir ainsi un composé correspondant à l'Ehylate de soude ou alcool sodique. C'est donc d'un composé C'a H'a Na O'a qu'il s'agit. Voici comment il faut opérer: Dans du pétrole rectifié que l'on a fait séjourner sur du sodium, on fait dissoudre à saturation, de la cholestérine bien sèche, puis on ajoute du sodium. Il se dégage de l'hydrogène, et le sodium se recouvre d'un dépôt blanc cristallin qu'on enlève par agitation. Lorsqu'il ne se dépose plus rien, on filtre, on emprime entre des briques bien sèches, et l'on conserve sur de l'acide sulfurique.

Très-soluble dans le chloroforme anhydre, le composé sodique, lorsqu'on le plonge dans de la glace, s'en sépare en aiguilles soyeuses semblables à celles de la cholestérine qui se déposent dans les mêmes circonstances.

L'eau détruit peu à peu cette combinaison sans la dissoudre, mais en acquérant une réaction alcaline; avec de l'alcool faible, la décomposition se fait en peu d'instants.

Chauffée pendant plusieurs jours à 100°, dans un tube scellé avec de l'éther iodhydrique pris à équivalents égaux, la cholestérine sodique donne lieu à une matière cristalline, cédant de l'iodure de sodium à l'eau et à l'éther, une substance cristallisable en lames, perdant 5,2 de son poids à 105° cent. D'après l'analyse, ces cristaux représentent l'éther cholestérique. Point de fusion, 141° cent.

M. Lindenmeyer a également examiné l'action du perchlocure de phosphore sur la cholestérine, et obtenu un composé chloruré, lequel, chauffé en vase clos avec de la cholestérine sodique, donne lieu à un composé semblable à la cholestérine, mais fusible à 71° cent.

Il a aussi reconnu que si, comme l'a vu M. Beneke (ce journal, t. XLIV, p. 365), la cholestérine est soluble dans l'acide acétique monohydraté et ses homologues, c'est qu'elle est susceptible de s'unir à ces acides et de former avec eux des combinaisons définies.

L'alcool cétylique se comporte de même à l'égard de l'acide acétique glacial.

Préparation de l'iodure de cadmium; par MM. Vogsiet Faustner (1). — Aux divers procédés pour préparer l'iodure de cadmium pur si usité en photographie, les auteurs proposent de substituer le suivant, fondé sur la solubilité de cet iodure dans l'alcool.

On prend

On fait dissoudre dans l'eau, et l'on évapore à siccité. Le résidu blanc cristallin est traité à une douce température par l'alcool absolu; après filtration, le liquide se remplit, au bout de quelques heures, de lamelles nacrées qui constituent l'iodure cherché.

Le dosage ci-dessus a donné lieu à 15 grammes de produit pur.

J. NICKLES.

<sup>(1)</sup> Neues Repert. far Phar., t. XII, p. 394.

#### Observations de Chimie pratique.

Recherches sur la préparation de l'acide cyanhydrique.

#### DEUXIÈME PARTIE.

#### Par MM. Bussy et Buigner.

Dans une précédente note (Journal de pharmacie, décembre 1863), nous avons rapporté le détail de six opérations pratiquées en vue d'obtenir l'acide cyanhydrique par le procédé de Gay-Lussac; et, en comparant les quantités de produit recueilli dans chacune d'elles, nous avons signalé comme la condition la plus favorable au rendement celle où, le cyanure de mercure et l'acide chlorhydrique étant pris dans le rapport de leurs équivalents, l'acide avait le degré de force qui correspond à 33 pour 100 d'acide réel, H Cl. Nous avons fait remarquer toutefois que, même dans ce cas, la proportion d'acide cyanhydrique anhydre ne s'élevait pas à plus de 67 pour 100 de la quantité correspondant à la formule Hg Cy + H Cl = Hg Cl + H Cy.

Un pareil écart entre la théorie et l'expérience devait tenir à quelque cause particulière que l'observation n'avait pas jusqu'ici suffisamment dévoilée. Nous avions bien vu que le résidu de l'opération formait un liquide très-dense et de consistance sirupeuse; que le bichlorure de mercure s'y trouvait dissous dans une quantité d'eau infiniment moindre que celle qu'exige sa solubilité ordinaire; que l'action de la potasse y faisait naître un précipité blanc, au lieu du précipité jaune qu'on aurait dû régulièrement obtenir; qu'enfin l'odeur ammoniacale apparaissait dans le traitement du résidu sec par la chaux sodée. Mais si ces caractères semblaient accuser la présence du sel alembroth, et confirmer ainsi l'ancienne observation de Vauquelin (Journal de pharmacie, t. IV, p. 513), nous ne pouvions admettre que le tiers de l'acide cyanhydrique fût ainsi changé en formiate d'ammoniaque, alors que les conditions de l'expé-

· Digitized by Google

rience étaient aussi peu favorables que possible à cette transfermation.

Le travail que nous publions aujourd'hui a pour objet:

- 1° De faire connaître la véritable cause du déficit observé dans la préparation de l'acide cyanhydrique par le procédé de Gay-Lussac;
- 2° D'indiquer une modification à l'aide de laquelle on peut obtenir facilement une quantité d'aoide cyanhydrique anhydre, très-voisine de celle qui est exigée par la théorie.
- I. Cause du déficit observé dans la préparation de d'avide equaphydrique anhydre par le procédé de Gay-Lussec.

Pour montrer que la formation du sel alembroth ae pouvait expliquer le déficit considérable observé dans la préparation de l'acide cyanhydrique anhydre par le procédé de Gay-Lussac, nous avons eu recours au dosage d'armé que nous avons pratiqué avec tout le soin convenable sur le résidu de cette préparation, résidu que nous avons desséché d'athord au ébain de vapeur, et que nous avons traité ensuite par la chaux sodée dans les conditions ordinaires. La quantité d'ammoniaque abtenues été très-loin dereprésenter les 38 centièmes d'acide exanhydrique qui avaient échappé au rendement. En la rapportant au poids total du résidu, nous avons trouvé qu'alle correspondait à 2 cantièmes tout au plus de la quantité d'acide eyenhydrique par la théorie.

Dans une autre expérience relative au même chiet, nous avons cherché à isoler le sel alembroth lui-même et à le apparer du grand excès de hichlorure au sein duquel il se trouvait engagé. Nous y sommes parvenus par le moyen de l'éther que mous avons agité avec le résidu liquide, au moment même ou l'opération venait d'être terminée. Le mélange a'ast partagé an dans couches différemment constituées: l'une par la dissolution du sel doublie dans l'eau. Après avoir séparé cette dernière par déconstation et l'avoir traitée par de nouvel éther pour la débannairer emplétement du bichlorure qu'elle pour sit conser motenir, mous l'avons sommise à l'évaporation au bain de vapour, et mous

avons obtenu un résidu salin présentant tous les caractères du sel alembroth. Mais la quantité de ce sel a été excessivement faible; et l'ammoniaque dosée par la chaux sodée s'est trouvée correspondre, comme dans le cas précédent, à 2 centièmes environ de l'acide cyanhydrique que nous aurions dû recueillir.

En présence de ses deux résultats et de leur concordance si parfaite, il devient impossible de considérer la production du sel alembroth comme la véritable cause du déficir observé dans le procédé de Gay-Lussac. Mais quelle est cette cause, et à quel état se trouvent les 31 centièmes d'acide cyanhydrique que la théorie exige et que le procédé ne permet pas d'obtenir?

Lorsqu'on porte son attention sur l'opération elle-même et sur le terme auquel on a coutume de l'arrêter, il est facile de reconnaître que ce terme ne correspond pas nécessairement au dégagement complet de l'acide cyanhydrique mis en liberté, mais qu'il marque simplement la limite où la vapeur d'eau se développe en quantité assez grande pour envahir tout le chlorure de calcium destiné à la retenir. C'est donc l'abondance de la vapeur aqueuse qui met un terme forcé à l'opération; mais rien ne prouve qu'à ce moment tout l'acide cyanhydrique existant dans le mélange ait passé dans le récipient.

Pour lever tous les doutes à cet égard, il nous a suffi de demonter l'appareil. de supprimer le tube à chlorure, d'adapter à la cornue un bailon tubulé plongeant dans la glace, et de rentrer, par cette disposition, dans les conditions ordinaires de l'appareil de Géa Pessina. Nous avons ainsi distillé le mélange au bain de sable et à siccité, en évitant les projections avec le plus grand soin. L'opération a été longue et pénible, et la température s'est élevée progressivement depuis 104° jusqu'à 110°. En fractionnant les produits distillés correspondant à chacune des températures intermédiaires, nous les avons trouvés constitués par des mélanges en proportions variables d'àcide cyanhydrique et d'eau. La richesse allait en décroissant à mesure que l'opération approchait de son terme; mais, en réunissant tous les titres donnés par l'expérience, nous avons pu retrouver, à trèspeu de chose près, les 31 centièmes d'acide cyanhydrique qui nous avaient primitivement échappé.

Ainsi lorsque, dans le procédé de Gay-Lussac, on décompose

le cyanure de mercure par son équivalent d'acide chlorhydrique, la réaction est bien telle que l'indique la théorie, et c'est tout au plus si 2 centièmes d'acide cyanhydrique sont changés en sel ammoniacal pendant la réaction. Mais au terme où la vapeur d'eau abonde dans le tube à chlorure, une portion trèsconsidérable de l'acide existe encore dans le résidu, et s'y trouve retenue avec une énergie telle qu'il faut une température de 110° et une distillation prolongée jusqu'à siccité pour l'en dégager d'une manière complète.

II. Moyen d'obtenir, par le procédé de Gay-Lussac, une quantité d'acide cyanhydrique anhydre très-voisine de celle qui est indiquée par la théorie.

La force avec laquelle l'acide cyanhydrique se trouve retenu dans le résidu de l'opération précédente nous a paru assez importante pour former le sujet d'une étude particulière. Elle ne pouvait s'expliquer par la seule affinité de l'eau, bien que cette affinité soit en réalité très-grande, comme l'a démontré l'un de nous dans un travail que le Jonrnal de pharmacie a reproduit (3° série, t. XL p. 10) Mais à côté de l'eau il y avait du bichlorure de mercure, et il importait de voir si ce sel n'aurait pas une action spéciale pour retenir l'acide cyanhydrique et lui faire perdre, dans une certaine mesure, cette puissance d'expansion qu'il possède dans son état de liberté. Déjà cette action pouvait se déduire de l'opération même dont nous venons de rapporter les résultats; mais nous l'ayons constatée de la manière la plus positive dans un mémoire qui est destiné à faire suite au présent travail, et qui renferme le détail de toutes les expériences que nous avons cru devoir faire à ce sujet.

Ayant donc établi, tant par l'expérience rapportée plus haut que par celles qui feront l'objet du prochain mémoire, que le sublimé corrosif possède la propriété de retenir l'acide cyanhydrique avec une très-grande-énergie, nous avons cherché s'il ne serait pas possible, tout en conservant à l'appareil de Gay-Lussac sa disposition ordinaire, d'augmenter le rendement en acide cyanhydrique anhydre et de le rapprocher du rendement théorique. Que fallait-il, en réalité, pour obtenir ce résultat? Trou-

ver une substance qui fût capable de se combiner chimiquement avec le bichlorure de mercure, et d'annuler en tout ou en partie sa propriété absorbante spéciale. Or, parmi celles qu'on ponvait regarder comme propres à remplir cette indication. le chlorhydrate d'ammoniaque se trouvait désigné d'une facon toute particulière. On sait en effet que le chlorhydrate d'ammoniaque s'unit directement au bichlorure de mercure; et qu'il forme avec lui un sel double parfaitement cristallisable. Et comme le sel double ainsi formé est beaucoup plus soluble dans l'eau que le sublimé corrosif, et que cette circonstance semble indiquer une affinité beaucoup plus grande pour ce liquide, il était permis d'espérer que le sel ammoniac conviendrait parfaitement pour l'objet que nous avions en vue. C'est ce qu'ont pleinement confirmé les deux expériences suivantes, où se trouvent mises en relief les influences comparées du bichlorure de mercure et du sel ammoniac sur le dégagement de l'acide cvanhydrique.

Après avoir monté deux appareils de Gay-Lussac parsaitement semblables et avoir introduit dans chacun d'eux les éléments ordinaires de la préparation de l'acide cyanhydrique, nous avons ajouté au premier mélange, un équivalent de bichlorure de mercure et au second un équivalent de chlorhydrate d'ammoniaque. De part et d'autre, nous avons arrêté l'opération au terme où, la vapeur d'eau envahissant le tube à chlorure, il n'était plus possible d'aller plus loin sans s'exposer à faire passer une partie de cette vapeur dans le récipient. Voici les proportions d'acide cyanhydrique recueillies dans ces deux circonstances:

Dans le premier appareil, où nous avions ajouté du bichlorure de mercure, la quantité du produit s'est trouvée abaissée à 53,7 pour 100 de la quantité théorique.

Dans le second, au contraire, où nous avions ajouté du sel ammoniac et où le bichlorure de mercure engendré par la réaction avait été converti en sel alembroth, la proportion du rendement s'est élevée au chiffre considérable de 95 pour 100.

Du reste nous nous sommes assurés, par la vérification du titre, que les deux produits étaient bien de l'acide cyanhydrique anhydre HCv. Moilà donc deux résultats très-nets et très-concluants: tandis que le sublimé corrosif abaisse le chiffre du rendement, le sel ammoniac l'élève au contraire dans un très-grand rapport. Et telle est l'importance du résultat obtenu à l'aide de ce dernier sel, qu'elle ne peut s'expliquer que par une double action exercée à la fois sur le bichlorure et sur l'eau. C'est qu'en effet le sel ammoniac, en changeaut en sel alembroth le sublimé corrosif, intervertit complétement les affinités de ce dernier sel à l'égard des deux liquides en présence. Non-seulement il détruit l'affinité spéciale du bichlorure pour l'acide cyanhydrique, mais il fait naître un neuveau sel qui, ayant plus d'affinité pour l'eau que le sublime corrosif, retient ce liquide avec plus de force, et recule ainsi la limite où sa vapeur met un terme nécessaire à l'opération.

Pour nous éclairer sur l'action propre que le sel ammoniac exerce à l'égard d'un mélange d'acide cyanhydrique et d'eau, nous avons cru devoir faire les deux expériences suivantes:

1º Ayant mêlé ensemble 90 parties d'eau en poids, et 10 parties d'acide cyanhydrique anhydre, ce qui formait 100 parties d'acide prussique médical au 10°, nous avons introduit ce mélange d'ans l'appareil de Gay-Lussac, et nous l'avons distillé avec précaution, comme s'il se fût agi de préparer de toutes pièces l'acide cyanhydrique anhydre. Or, dans cette condition simple où aucun intermède n'était ajouté au mélange, le liquide est entré en ébullition à 57°; puis la température s'est élevée graduellement jusqu'à 100°. En arrêtant l'opération à ce terme, nous avons trouvé pour 100 grammes de mélange mis en expérience :

92,20 d'acide cyanhydrique anhydre condense dans le récipient;

· 51,50 d'esu retenue par le tube 1 chlorgre de calcium.

2º Répétant ensuite la même expérience dans les mêmes conditions, mais avec addition préalable de 50 grammes de chlorhydrate d'ammoniaque pulvérisé, nous avons pu constater que le liquide entrait en ébultition des la température de 45°, et que l'acide cyanhydrique s'en dégageait plus facilement et à une température plus basse que dans le cas précédent. En arrêtant

l'opéssion su même terme, c'est-à-dire à 160°, nous avons obtenu les quantités de produit suivantes:

9",25 d'aoide oyanhydrique ambydre condensé dans le récipient;

1er,60 d'eau setenu par le tube à chlorure.

Ces résultats montrent qu'en agissant sur un mélange d'acide cyanhydrique et d'eau, le chlorhydrate d'ammoniaque en avance le point d'éhullition d'une façon notable, et que, pour une tempénature déterminée, il diminue la proportion de vapeur aqueuse qui accompagne l'acide cyanhydrique dans sa distillation. Il a donc, ainsi qu'on pouvait le supposer, une action propre sur un semblable mélange; mais en serait dans l'erreur si l'on rapportait uniquement à cette action le résultat remarquable qu'il produit dans d'opération avec le cyanure de mercure. Il est facile, en effet, de démontrer que ce résultat est dû, pour la plus grande partie, à la formation du sel alembroth.

connaît l'affinité du chlorure de ralcium pour l'eau; en sait que cette affinité, quand on la mesure par le point d'ébulition de la solution saturée, surpasse de beaucoup celle du sel ammoniac dui même. Nous pouvions donc penser qu'en faisant agir de chlorure de calcium sur un mélange d'acide cyanhy-alrique et d'eau, nous aurions des effets plus marqués que ceux que mous avions obtenus avec le sel ammoniac. C'est en effet ce qu'à montré l'expérience.

Mais larsque nous avons woulu mouve cette action à profit dans l'opération de Gay-Lussac, nous n'avons plus trouvé, à beaucoup près, les mômes avantages. En sjoutant un équivalent de chloruse de calcium aux éléments ordinaires de la préparation de l'acide cyanhydrique, nous avons élevé, il est vrai, la proportion du rendement; mais nous ne l'avons pas élevée, à beaucoup près, au même chiffre. Nous n'avons obtenu, dans cette circonstance, que 82 pour 100 de la quantité théorique d'acide cyanhydrique, au lieu de 95 pour 100 qu'avait fourni le sel ammoniac dans les mêmes conditions.

Il demeure évident, d'après cela, qu'en élevant à un si haut degré la proportion du rendement, le sel ammoniac n'agit pas seulement par son affinité pour l'eau, mais encore et surtout par la propriété qu'il possède de s'unir au bichlorure de mercure et de détruire l'action absorbante de ce sel à l'égard de l'acide cyanhydrique.

Quoi qu'il en soit, la simple addition du sel ammoniac au cyanure de mercure dans le procédé de Gay-Lussac, élève de 67 à 95 pour 100 la quantité d'acide cyanhydrique obtenu. Elle fait donc disparaître l'infériorité que, dans nos précédentes expériences, le procédé de Gay-Lussac avait paru présenter sur celui de Géa Pessina, au point de vue du rendement; puisque, dans ce dernier procédé, la proportion d'acide cyanhydrique anhydre n'a pas excédé 88 pour 100 de la quantité théorique.

Il résulte des expériences consignées dans ce mémoire :

1° Que le déficit observé dans la préparation de l'acide cyanhydrique anhydre par le procédé Gay-Lussac est dû à l'affinité propre du bichlorure de mercure pour l'acide cyanhydrique; affinité qui retient dans le résidu une portion trèsnotable de l'acide engendré par la réaction, et qui fait qu'on ne peut plus l'en séparer qu'à l'aide d'une température relativement élevée;

2° Que l'addition d'un équivalent de sel ammoniac à un équivalent de cyanure de mercure permet de retirer presque complétement la quantité théorique d'acide cyanhydrique anhydre (95 pour 100), sans qu'il soit nécessaire de modifier autrement les conditions de l'expérience;

3° Que cette modification apportée au procédé de Gay-Lussac fait disparaître l'avantage que pouvait présenter, au point de vue du rendement, le procédé de Géa Pessina, puisqu'en adaptant ce dernier procédé à la préparation de l'acide cyanhydrique anhydre, on n'obtient, dans les conditions où nous avons opéré, que 88 pour 100 de la quantité d'acide indiquée par la théorie.

## La terre végétale du Rieth français.

#### Par M. J. NICKLES.

- « Le Rhin coule dans une plaine d'une uniformité frappante
- « qui, entre Schlestadt et Strasbourg, a une section transver-
- « sale d'environ 30 kilomètres et qui, plus bas, a rarement
- moins de 14 à 18 kilomètres. Sur aucun point cette plaine, à
- « laquelle on donne vulgairement le nom de Rieth (1), ne dé-
- « passe notablement le niveau que les plus hautes eaux du
- Rhin ont pu atteindre dans son voisinage depuis les temps
- « historiques. C'est dans la même plaine que coule l'Ill. Con-
- « sidérée seulement sur la rive gauche du fleuve, cette basse.
- plaine occupe, entre Benfeld et Bischwiller, une largeur de 6
- « à 10 kilomètres. Malgré le peu d'élévation du sol au-dessus,
- « des eaux d'inondation, il s'y trouve des villes et de nombreux « villages. »

Ainsi s'exprime M. Daubrée à la page 6 de sa Description géologique du département du Bas-Rhin. Cette position de la plaine de cette partie de l'Alsace, par rapport au Rhin, à l'Ill et à d'autres cours d'eau de moindre importance, fait comprendre de suite que le sol est de nature alluviale. Il, est, en effet, en grande partie constitué par le loess, puissant dépôt calcaréo-siliceux, appartenant aux alluvions anciennes qui occupent, dans le seul département du Bas-Rhin, 1,488 kilomètres carrés, c'est-à-dire environ le tiers de la superficie totale du département.

Le loess, ou comme on l'appelle encore le leime, est le plus puissant de ces dépôts et se rencontre, presque sans interruption, entre Bâle et Mayence, en formant parfois des couches d'une grande épaisseur. Il en constitue aussi la partie supérieure, en sorte qu'il entre pour beaucoup dans la terre arable de cette région.

<sup>(1)</sup> Nom qui, en réalité, ne s'applique qu'à la partie qui est située entre l'Ill et le Rhin.

Mon attention a été appelée sur ce sujet à la suite d'une excursion faite dans ces contrées avec mon ami et collègue M. Godron, qui y avait été amené par le désir d'approfondir certaines questions de géographie botanique qu'il a récemment traitées devant l'Académie de Stanislas, et qui se rapportent plus spécialement à l'influence que la composition chimique et les propriétés physiques du sol peuvent exercer sur la végétation.

Les matériaux sur lesquels mes recherches ont porté ont été pris sur la rive gauche du Rhin, dans les pâturages situés entre ce fleuve et l'Ill, par conséquent dans le Rieth français, à environ 4 kilomètres de Benfeld (Bas-Rhin). Entre Herbsheim, qui fait partie de ce canton, Obenheim et Gerstheim (canton d'Erstein), s'étend une plaine tourbeuse, traversée dans toute sa longneur par le canal du Rhône au Rhin, et remarquable par de nombreux tumuli germains ou gallo-germains, qu'on y trouve établis sans ordre, mais caractéristiques par une forme concentrique d'une grande régularité.

Ce n'est guère que sur ces éminences élevées par l'homme que la végétation est satisfaisante; partout ailleurs on ne trouve que de maigres-pâturages, fournissant un foin de mauvaise qualité connu sous le nom de foin aigre (1), et attestant une stérilité qui heureusement n'est que relative, car, ainsi qu'on le verra par les résultats qui vont suivre, il faudrait peu d'efforts et peu de frais pour féconder ce sol en apparence si ingrat, et pour convertir ces tourbières en terres arables, attendu que l'agent capable de détruire l'acidité du sol et de déterminer l'érémacausie des détritus végétaux qui l'encombrent, — la chaux, — s'y trouve sous la main, c'est-à-dire à quelques centimètres au-dessous du gazon.

Les matériaux sur lesquels ont porté mes investigations ont été pris par M. Godron sur le même point, dans la plaine qui s'étend derrière Herbsheim, non loin de la « Belle-Source. »

Ils consistent:

1º En terre végétale prise îmmédiatement sous le gazon;

<sup>(1)</sup> Conférez la brochure intitulée : Des prairies naturelles en Alsace et des moyens de les améliorer, par Nap. Nicklès. Strasbourg 1839.



- 2º En une terre grise recueillie un décimètre plus bas;
- 3° En une terre blanchâtre, le Loss propusment dit, puisée à environ un demi-décimètre au-dessous de m° 2, à l'endroit marqué par la différence des couleurs qui caractérisent les deux conches.

Ces trois terres renferment les mêmes éléments, mais dans des proportions fort différentes. N° 1 ne fait pas effervescence avec l'acide chlorhydrique; au contraire, n° 2 et 3 donnent, dans ces circonstances, un abondant dégagement de gaz carbonique.

Les principes dont la présence a pu être reconnue au moyen de l'analyse qualitative sont :

'Acide carbonique;

- silicique;
- phosphorique (des traces);

Oxyde de calcium;

- de magnésium ;
- de potassium;
- de sodium:
- d'ammonium :
- d'aluminiam:
- de fer et de manganèse;

#### Enfin,

Du sable siliceux; De l'eau; De la matière organique.

Le n° 3 est à peu près exempt de cette dernière, qui se rencontre surtout dans le n° 1, qu'on voit pétri de fibrilles radiculaires.

De plus, dans n° 1 ou terre végétale, il y avait qualques fragments de pierre calcaire ou siliceuse.

Chaque échantillon a été séché à l'étuve à 100° C,; la parte éprouvée a été considérée comme de l'eau hygrométrique; il en a été tenu compte dans le calcul des résultats analytiques résumés plus bas.

La chaux a été considérée comme unie à l'acide carbonique, ce qui n'est peut-être pas absolument exact, une très-minime partie de cette base ayant pu se trouver à l'état de silicate. Il peut en être de même de la magnésie, qu'on n'y rencontre, du reste, qu'en très-faible proportion.

## 100 parties séchées à l'air contiennent :

|                                                                 |              |   | Lœss.                | Terre<br>intermédiaire.<br>(2) | Terre<br>végétale.<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Sable inerte Silice assimilable Carbonate de chaux.             | . <b></b> '. |   | 1,30                 | 60,49<br>1,00<br>13,42         | 75,51<br>0,75<br>1,20     |
| - de protoxy                                                    | ie           |   |                      | ) 2,53 (1<br>6,65              | 10,45                     |
| Alumine.                                                        | • • • • • •  |   | · · · ›<br>rac sen's | •                              | trac. sensibl.            |
| Sesquioxyde de fer.                                             |              |   | •                    | • _                            | 0,000                     |
| Potasse, soude, an manganèse.                                   | • ',         | • | 6,35                 | 2,96                           | 3,70                      |
| Acide azotique et ph<br>chlore et perte<br>Matières organiques. | osphorique.  |   | o,44 (               | - <b>8,95</b>                  | 7,39                      |
| •                                                               | •            | • | 100,00               | 100,00                         | 100,00                    |

A l'inspection de ce tableau, on est d'abord frappé de ce premier fait, savoir que dans n° 1 ou terre végétale, le fer se trouve exclusivement à l'état de protoxyde; que dans n° 2 ou terre intermédiaire, il est à l'état de protoxyde et de sesquioxyde.

Et qu'enfin n° 3, qui est la terre vierge, ne contient ce métal que sous la forme de sesquioxyde.

Les formes diverses que le fer affecte dans ces trois échantillons de terre, s'expliquent par la nature même des fonctions que chacun d'eux a remplies; car on remarquera sans peine que le lot de terre qui contient le plus de protoxyde est aussi le plus riche en matières organiques;

Que celui qui ne renserme que du sesquioxyde n'a jamais concouru à la végétation; qu'enfin, l'échantillon n° 2, intermédiaire aux deux autres, participe aussi des deux en ce qu'il

<sup>(1)</sup> Bien qu'on ait calculé le fer à l'état de CO<sup>3</sup> Fe O, il va sans dire qu'on n'entend pas préjuger l'état sous lequel FeO est contenu dans. la terre en question; il est possible qu'il s'y trouve, en tout ou en partie, engagé dans une combinaison organique fournie par des détritus végétaux.

renferme l'élément fer à l'état de protoxyde et à l'état de sesquioxyde (1).

La présence de ce dernier dans le loess pur n'ayant jamais nourri de plantes d'aucune sorte, son absence dans la terre végétale proprement dite, constitue des faits à l'appui du rôle que M. Kuhlmann assigne au sesquioxyde de fer dans la terre arable. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XLIX, p. 257 et 433): après avoir reconnu la facilité avec laquelle, en présence des matières organiques, cet oxyde passe à un degré inférieur d'oxydation il dit: « Cet oxyde peut servir à transporter de l'air sur les matières organiques et en hâter la destruction. Il fait, en quelque sorte, fonction de réservoir d'oxygène se remplissant aux dépens de l'air au fur et à mesure qu'il se vide au profit de la combustion des corps combustibles, »

Cependant la présence du sesquioxyde de fer ne suffit pas pour remplir complétement ce rôle épurateur, les prairies tourbeuses du Rieth en sont la preuve. Ce qui leur manque, ce n'est pas le fer, mais bien une matière capable, soit d'empêcher le protoxyde de fer dérivé du sesquioxyde d'entrer en combinaison avec la substance organique et de se dérober ainsi à l'action de l'air, soit de chasser ce protoxyde de ses combinaisons lorsque, par hasard, il s'en est produit.

Si les prairies du Rieth sont, en ce moment, impropres à une

Mieux vaut employer de l'acide sulfurique pur après avoir délayé dans un peu d'eau la matière à examiner. On chauffe ensuite, on filtre et l'on traite par les réactifs attitrés, c'est-à-dire par le prussiate jaune ou le prussiate rouge depuis longtemps connus, et dont l'emploi rationnel permet facilement de réconnaître quel est le degré d'oxydation du fer en présence, s'il-s'agit de protoxyde, de sesquioxyde ou d'un mélange des deux.



<sup>(1)</sup> Cette situation des trois espèces de terre est tellement tranchée que sa connaissance pourrait utilement servir dans un cas de chimie légale. La terre qui n'a pas servi à la végétation, c'est-à-dire le loess pur, est exempte de protoxyde de fer, tandis que les deux autres en contiennent, soit à l'état pur, soit à l'état de mélange avec le sesquioxyde.

Pour mettre ces faits en évidence, il faut se garder d'attaquer avec de l'acide chlorhydrique qui contient, le plus souvent, assez de chlore libre pour faire passer le protoxyde de fer à un degré supérieur d'oxydation.

banne culture, si les populations de cette contrée se trouvent dans une situation moins prospère que celle de la rive droite de l'Ill, cela tient donc, en grande partie, à l'absence d'une matière alcaline, tout au moins du calcaire. Un mavnage serait l'affaire. Par la chaux qu'il amènerait, il produirait nécessairement une série de résultats utiles que nous allons résumer.

- 1º La chaux neutraliserait les acides formés par les détritus végétaux.
- 2° Elle déplacerait ainsi le protoxyde de fer combiné à ces acides ou bien encore,
- 3° Elle empêcherait pareille combinaison de s'effectuer. Par conséquent le protoxyde de fer, demeuré ou redevenu libre, attirerait de nouveau de l'oxygène pour le reporter sur les détritus végétaux et produire ainsi ce jeu de navette dont nous avons parlé ci-dessus,
- 4° En alcalinisant le sol, la chaux rend celui-ci apte à développer aux dépens des éléments de l'eau et de l'air, de l'azotite et de l'azotate d'ammoniaque, substances éminamment fertilisantes et dont la production en grand est toujours un problème non entièrement résolu (1),
- 5° Enfin, par la snême raison, la chaux déterminement l'absorption de l'oxygène de l'air et par conséquent, l'érémacausie de la matière organique, d'où résulterait une sourse d'acide carbonique sort utile à la végétation (2).

C'est donc du calcaire qu'il faut au Rieth pour le délivrer de ses tourbières. Heureusement cette précieuse matière n'est pas loin puisqu'elle se trouve sous la main à 1 ou 2 décimètres au-dessous du gazon, et qu'elle pourrait être mise au jour moyennant un simple labourage. C'est en mélangeant le sôl superficiel avec le loess sous-jacent qu'on donnera au premier les éléments qui lui manquent pour produire les effets utiles énumérés ci-dessus.

Lette opinion, d'ailleurs, n'est pas basée sur une hypothèse,

<sup>(1)</sup> Production spontanée de l'azotite d'ammeniagne (Jour. de phasmed de chimie, 1862, t. XLII, p. 340 et 437.

<sup>(2)</sup> Voyez à cet égard notre mémoire sur les eaux da canal de la Marne au Rhin au port de Nancy. Mém. de l'Acad. de Stanislas, 1862, p. 448.

puisque partout où le sol du Rieth a été remanie, la végétation est plus riche que sur les points abandonnés à eux-mêmes; on en voit la preuve sur les termes ou tumulf gallo-germains dont neus venous de parler (1).

(1) L'a réunion de la chaux avec l'oxyde de fer se trouve pleinement réalisée dans la terre végetale d'une bonne partie des environs de Nancy etide Mett, parteut où la terre arable a été formée par le concours du calcaire oolithique et des marnes du lias, si ferrugineuses comme ou sait. De couleur bleue tant qu'elles sont en place, elles jaunissent peu à peu au contact de l'air; ce n'est qu'alors qu'elles deviennent aptes à concourir à la végétation; aussi les praticiens du pays ne l'emploient-ils qu'après les avoir fait séjouvner à l'air, et leur avoir ainsi fait perdre leur couleur bleue.

On devine que ce changement de couleur est dû au fer : en effet, les marnes bleues le contiennent à l'état de sulfure qui est noir, mais qui au contact de l'air devient rouge en passant à l'état de sesquioxyde Fe² Os.

On voit une preuve de ce fait dans les briques qui ont été confectionnées avec les marnes bleues. Rouges à l'enterieur pan soite d'une oxydation superficielle produite pendant la cuisson, elles renferment souvent un noyau noir ou bleu dù à la terre primitive que l'oxygène n'avait pu atteindre.

Jusqu'iei; je: n'ai pas rencontré de protoxyde de fer dans la terre végétaletargilo-calcuire des terrains jurassiques, et esta se comprend, puisque ce protoxyde ne tande pas à passer à l'état, de sesquionyde lonsqu'il est libre et que de plus, la chaux l'empêche de se combiner ou ne manque pas de le mettre en liberté toutes les fois qu'il est entré en combinaison.

Si, par sa tendance à transporter de l'oxygène sur le sol et à favoriser la combustion des détritus organiques, l'oxyde de fer concourt utilement à la fertilité de la terre arable, il n'y concourt pas moins par sa couleurs; car en teignant nos champs en brun, il les rend aptes à absorber plus facilement la chaleun solaires.

C'est à cet heureux concours du fer d'une part et de la chaux de l'autre que les prés des terrains calcaires doivent d'être exempts de tourbe et même de mousse; malheureusement il leur manque du sable. Dénuées de cet utile diviseur, les terres en question sont très-fortes et douées d'une plasticité et d'une adhérence qui les rend difficiles à labourer.

If n'en sera pas de même des prairies du Rieth, lorsqu'on se sera avisé de les défoncer, de façon à mettre au jour leur sous-sol calcaire et sableux et de le mêler avec la terre végétale, car, on l'a déjà vu: l'argile n'y est pas en excès, tandis que le sable, le calcaire et l'oxyde de fer sont dans de bonnes proportions.

Du reste, les habitants du Rieth connaissent instinctivement les services que les alcalis peuvent rendre à leurs terres, car ils ne manquent pas, à l'automne, de pratiquer l'écobuage. Brûlant une partie du gazon tourbeux pour répandre sur le reste la cendre produite, ils neutralisent en partie du moins, l'acidité qui a fait obstacle à une bonne exploitation et atténuent, quelque peu, les conséquences de l'abandon où se trouvent les richesses que le Rhin a déposées immédiatement sous la terre végétale de leurs prairies (1).

## De l'aconitine et de ses effets physiologiques.

Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 9 décembre 1863, par M. Ernest Horror.

#### (Extrait.)

Le Journal de Pharmacie a déjà fait connaître à ses lecteurs (Tome XLIV, page 130) le procédé employé par MM. Liégeois et Hottot pour la préparation de l'aconitine et quelques-unes des propriétés de cette substance, telle qu'elle a été obtenue par ces habiles chimistes. Depuis l'époque de cette publication, M. Hottot, poursuivant ses recherches sur l'aconitine, l'a soumise à des expériences chimiques et physiologiques très-intéressantes, dont il a fait le sujet de sa thèse pour le doctorat en médecine.

Ce sont les principaux résultats de ces nouvelles recherches que je me propose de résumer ici.

Le mode de préparation définitivement adopté par M. Hottot diffère sur quelques points essentiels de celui qu'il avait d'abord suivi avec M. Liégeois. Voici en quoi il consiste:

<sup>(1)</sup> L'écobuage se comprend, à Gérarmer (Vosges), dans le Grésivaudan (Alpes) et en général dans les pays où, luttant contre un terrain siliceux, le cultivateur ne peut se procurer qu'à grands frais du calcaire ou de la marne. La, les mousses sont dans leur élément et ne contribuent pas peu au développement des tourbières, dont le seul avantage est de fournir aux habitants un assez mauyais combustible ne donnant que des cendres peu alcalines.



Faites macérer pendant huit jours la racine d'aconit en poudre dans O. S. d'alcool à 85°, déplacez les liqueurs et distillez au bain-marie : ajoutez O. S. de chaux'éteinte : agitez de temps en temps, filtrez, précipitez par un très-léger excès d'acide sulfurique, et évaporez en consistance sirupeuse; ajoutez à la liqueur deux ou trois fois son poids d'eau; laissez reposer et enlevez l'huile verte qui surpage et se solidifie à 20° : passez à travers un filtre mouillé pour séparer les dernières portions d'huile; traitez par l'ammoniaque et portez à l'ébullition; l'aconitine se précipite en une masse compacte qui contient beaucoup de résine et se sépare facilement de la liqueur; lavez le précipité, traitez-le par l'éther parsaitement privé d'eau et d'alcool, et laissez évaporer spontanément la liqueur éthérée qui abandonnera l'aconitine impure. Dissolvez ce produit dans l'acide sulfurique dilué et précipitez à chaud par l'ammoniaque: l'aconitine se séparera sous forme d'un coagulum analogue à celui de la codéine: recueillez-la sur un filtre, desséchez et dissolvez dans l'éther, évaporez à siccité, traitez par une trèspetite quantité d'acide sulfurique dilué, et précipitez le sulfate d'aconitine par l'ammoniaque versé goutte à goutte; séparez la première partie du précipité qui est colorée, et continuez d'ajouter de l'ammoniaque jusqu'à ce que la liqueur ait une odeur ammoniacale; layez le précipité et séchez-le à une basse température.

10 kilogrammes de racine d'aconit Napel de bonne provenance donnent, en moyenne, de 4 à 6 grammes d'alcaloïde.

L'aconitine ainsi obtenue se' présente sous forme d'une poudre blanche, extrêmement légère, d'une saveur amère; elle est à l'état d'hydrate, et contient 20 0/0 d'eau; à 85° elle fond, et devient anhydre, elle offre alors l'aspect d'une substance résineuse transparente, de couleur ambrée. Bien que l'aconitine de M. Hottot n'ait encore été obtenue qu'à l'état amorphe, elle est beaucoup plus active que les aconitines du commerce, qui sont généralement très-impures, quoiqu'elles soient le plus souvent cristallisées.

Chose singulière, et bien digne d'attention, il existe dans la racine d'aconit deux matières distinctes qui jouissent à des degrés différents des propriétés physiologiques de cette substance;

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° sania. T. XLV. (Avril 1864.)

Digitized by Google

l'une est l'acomitine amorphe et pulvérulente obtenue par M'. Mottot, et qu'il n'a pas réussi à faire cristalliser; l'autre est une substance qui se présente sous sorme de cristaux bien définis, mais qui, même après trois cristallisations successives, et leurqu'elle offre tous les caractères d'une substance chimiquement pure, détermine les mêmes symptômes que l'aconitine amorphe; mais à un degré beaucoup plus saitle. Quelle est la nature de cette matière cristallisée; qui a été obtenue par M. Morson, et pour laquelle il propose le nom de napelline? Est-ee un produit de transformation de l'aconitine ou un corps particulier coexistant avec elle? M. Hottot a posé cette question sans la résondre. Quoi qu'il en soit, l'aconitine obtenue et étudiée par ce jeune et habile chimiste, se présente avec les propriétés sui-

L'acomitine bleuit le papior de tournesol, sature les acides et forme des sels qui ne sont pas cristallisables: C'est un alcaloide azoté dent la composition, d'après M. Stahlschmidt, peut être représenté par la formule C'est H' O'L Az. Traitée à chand par l'acide sulfurique, elle se colore d'abord en jaune; puis en rouges violacé; elle donne avec le tannin un précipité abondant, elle forme avec l'iodure de potassium ioduré un précipité couleur kernès: c'est ce réactif qui est son meilleun antidote. Avec l'iodure double de mercure et de potassium elle fournit un précipité blanc jaunâtre caillebotté, avec le chlorure d'or un précipité paus ; le chlorure de platine ne la précipite paus

M. Hostot propose d'employer l'aconitine sous forme de pielules contenant chacune 1 cinquième de milligramme de cette substance, ou sous forme de trintum à 1 milligramme passe grantmes

lan dose des pilales serait, selon lui, der 2 à 10 par jour, la dese de la teinture de 10 à 40 gouttes.

Voici,, au reste, en quels termes il résume les principales conséquences de ses importantes recherches sur l'action physiolegique de l'aconitine.

La racine d'aconit étant la partie active de la plante doit seuleêtre amployée pour les préparations d'aconit. L'aconitine représente les mêmes propriétés physiologiques que cette racine: Les propriétés in ituates de l'aconit, attribuées jusqu'è présent à un principe âcre, appartiennent à l'aconitine. Son action s'exerce surtout sur les muqueuses.

L'absorption de l'aconitine par le tube intestinal est plus rapide que l'absorption du curare et de la strychnine par la même voie; ce qui explique la rapidité de la mort des animaux chez lesquels des doses extrêmement faibles d'aconitine ont été introdaites dans l'estatus.

L'acomitine agit sur des centres nervous et successivement, sur le bulbe, la moelle et le cerveau.

Les symptômes se manifestent dans l'ordre suivant :: abolition de la respiration, de la sensibilité générale, de la sensibilité réflere, des mouvements volontaires.

L'accuitine trouble des fonutions du cour en agissant sur la sobstance même de cottorgane.

Thes effets de l'aconitine sur librance quatiles anivents: : rivitation des muqueuses; salivation, mandes, affaiblissement musculaire, fourmillements, sueurs, possateur de tête, douleurs sur le trojet des merfs de la face, diffatation de la pupille, gêne de la respiration, dépression du pouls, affaiblissement de la sensibilité.

L'aconitine est un rédatif puissant : en applications externes che a été employée avec succès pour scalmor les shouleurs néradgiques et rhumationales; à l'intérieur elle peut être aumiristrée depuis 1 demi-milligramme jusqu'à la dose masimum de 3 milligrammes.

En terminant le résumé des importantes recherches de M. distitut, je crois devoir appeler toute l'attention des médecins et des pharmaciens sur les précautions que médement da préparation et l'emploi de l'accanitine. L'état amouphe seus dequel elle se présente, son énergie extrême, mais très-différente saivant le procédé qui a servi à sa préparation, sont suntant de motifis d'agir avec la plus grande qu'udence.

F. Bounst.

## Nouveau mode d'essai du tapioca par l'iode.

#### PAR M. E. MARCHARD.

Le tapioca, principe amylacé du Jatropha Manihot, est devenu depuis plusieurs années d'un emploi très-répandu. Approprié surtout à l'alimentation de l'enfance ou des convalescents, la variété des formes auxquelles il se prête, au point de vue des préparations culinaires, en fait un des produits les plus recherchés dans le commerce; malheureusement, c'est en même temps un des produits qui prêtent le plus à la falsification. En effet, M. Payen, dans son traité: Des substances alimentaires, signale certains tapiocas examinés par lui qui contenaient jusqu'à 30 pour 100 de tapioca indigène, ou tapioca fabriqué avec la fécule de pomme de terre.

Ces falsifications sont assez difficiles à reconnaître en raison de la similitude de réactions, admise jusqu'ici, sous l'influence de l'iode, réactions qui cependant se différencient très-nettement suivant le mode opératoire employé.

L'étude micrographique est à la vérité d'un puissant secours, mais ce procédé, outre qu'il demande une certaine habitude, ne saurait devenir d'un emploi général, la nécessité d'un instrument spécial devant quelquesois arrêter l'expérimentateur.

Je me permettrai de reproduire brièvement les principaux caractères spéciaux de différentes sortes de fécules alimentaires usuelles, obtenus avec un microscope de force moyenne (400 grossissements environ).

Fécule. — Grains ovoïdes (caractéristiques) ou arrondis, laissant des traces de tuniques superposées: hile apparent; grosseur variable, mais excédant de beaucoup, surtout pour les granules ovoïdes, celle des autres fécules.

Amidon. — Granules très-petits, presque tous ronds, plus agglomérés que l'espèce précédente. Le hile est moins saillant, les tuniques presque indistinctes.

Arrow-root. - Granules petits, arrondis par une extrémité,

se terminant en une pointe un peu recourbée à l'extrémité opposée; grosseur plus uniforme, grains presque aussi agglomérés que dans l'amidon, hile peu sensible.

Tapioca. — Grains très-petits, presque tous translucides; la majeure partie offre une forme obscurément tétragone, à angles reconnaissables. Quelques granules à pointes, ovoides, opaques, analogues à ceux de l'arrow-root.

Riz. — Grains plus petits que dans les différentes sortes cidessus; faiblement translucides et anguleux, quelques-uns ronds, très-agglomérés; hile indistinct; les deux dernières espèces sont des farines plutôt que des fécules, la forme primitive caractéristique des fécules étant profondément altérée par le mode de préparation.

Un moyen plus pratique et d'une efficacité incontestable est sans contredit celui qu'indique M. Payen et qui consiste à ajouter 3 ou 4 gouttes d'acide sulfurique au tapioca suspecté, après l'avoir fait bouillir environ cinq minutes avec quantité suffisante d'eau pour obtenir une bouillie très-claire. On retire la capsule du feu au moment de l'addition de l'acide et l'on agite vivement. Il se manifeste immédiatement une odeur de colle aigrie d'autant plus prononcée que la quantité de fécule est plus forte.

Cette expérience, qui s'effectue en quelques instants, est précieuse pour le négociant qui tient à se rendre compte du produit, mais c'est là aussi un procédé qui s'appuie surtout sur une sensation physique momentanée et qui, dès lors, soumis à l'appréciation de parties intéressées, peut voir ses conclusions contestées. Chargé d'une expertise de tapioca, je me suis occupé de trouver un autre moyen qui vînt confirmer, de visu, les résultats obtenus par le procédé Payen. Ce moyen, sans être aussi expéditif, a cependant l'avantage de pouvoir être répété plusieurs fois avec les mêmes liqueurs d'essai: or, comme la voie humide appliquée à l'analyse des féculents n'offre que des ressources très-bornées contre la fraude, il me paraît utile de signaler la marche suivie en cette circonstance. 4 grammes de chacun des tapiocas examinés (1) sont mis en macération pen-

<sup>(1)</sup> Je dois à l'obligeance de M. J. Léger, négociant au Brésil et importateur d'un tapioca très-estimé, le produit qui m'a servi de type et

dant wingt heures avec environ 45 grammes dieau distillée. On ment des l'abord semarquer que le tapioca pur se gouffe plus rapidement que les produits de nature suspegte. La macération terminée, le magma est agité fortement, et 5 grammes du mélange total sont prélevés sur chaque échantillon et soignemement pesés dans une capsule starée : on sioute dans charue capsule 55 grammes d'eau distillée et l'on porte les différents liquides à l'ébullition qu'on maintient pendant un quart diheure en agitant continuellement : l'ébullition terminée . on remplace la quantité d'eau évaporée et llon fait chauffer un instant : les liqueurs sont ensuite versées immédiatement. chacune d'elles à part bien entendu, sur des filtres de papier Berzélius et recues dans des éprouvettes jaugées set de capacité identique. Les premières portions (5 grammes environ) sont rejetées sur le filtre; quant chaque échantillen a fourni de nouveau 40 grammes de liquide, on arrête la filtration et l'on verse dans chaque éprouvette un nombre égal de gouttes d'eau iodée à saturation en agitant fortement. La liqueur gorgespondant au tapioca pur, après avoir pris une teinte ibleu pâle, se décolore immédiatement; les autres, au contraire, prenant une teinte plus ou moins foncée, persistante en saison directe de la coloration et variant de la pelure dioignon au bleu violet elair.

Ge résultat, qui venait comoboner des données fournies par l'examen microscopique et l'essai par d'acide sulfurique, s'étant répété à plusieurs fois (1) avec de même encoèa, j'essayai miss l'emploi de da glycérine, mais saulement sur des deux types entrêmes de da série. Dans cette nauvelle épreuve, on peut opérer sans macération préalable, the appiona me se gondant que tais-peu à froid dans la glycénine, mais di faut alors pulvéniser les produits pour en faciliter d'hydratations et mestraindre à 0;29 pour 40 da quantité de poudre employée.

Après ame ébulition modérée de douze minutes des digueurs

<sup>(</sup>r) Les liqueurs obtenues ont été conservées tinq jours après chaque tenitement, et la coloration s'est reproduite tempe temps avec la même facilité.



de point de départ comme pureté on caractères; les autres ont été puisés dans le commerce.

étant ramenées au poids primitif, j'ai filtré sons nepasser les premières portions jusqu'à ce que j'aie abtenu 2 grammes de liquide. Ajoutant alors 40 grammes d'esux distillée à chacun de mes deux échantillons, j'y ai versé l'esu indée, dout une quantité plus considérable est nécessaire ici paur obtenir une teinte suffisamment prononcée. La différence de coloration est pentranchée, cependant la solution de tapioca falsifié est plus fortement colorée et se maintient telle plus longtemps que l'antre, qui se décolore toujours la première et assez rapidement quand on soumet les kiquides à l'insolation.

Maintenant, chose assez remarquable, si l'on renouvelle plusieurs fois la même expérience avec les mêmes liqueurs placées dans des conditions identiques, c'est la solution de tapices pur qui garde le plus longtemps la couleur bleue.

Ces deux dernières réactions me paraissent assez difficiles à expliquer. Aussi je me horne à signaler le fait : je pense toutefois que les diverses modifications que peut subir la matière amylacée en présence de l'iode sont plus variées qu'on ne l'a supposé jusqu'à présent, et que cette question n'a pas dit, son dernier mot.

## Sur le spectre du carbone, par M. Attfield (1).

On sait qu'un jet de gaz, mélangé d'une quantité d'air convenable, brûle avec une flamme de peu d'intensité; examinée au spectroscope, cutte flamme laisse voir quatre bandes de réfrangibilité différences: l'une jaune pale, l'autre vert clair, l'autre d'un bleu vif, la dernière enfin d'un riche violet.

Mi Swan a démontré, en 1856, que ce spectre était commun à toutes les flammes hydrocarbonées, et il en a fait une étude complète: il a mesuré leurs distances respectives et n'a point découvert dans le spectre solaire des raies noires correspondantes. M. Attfield vient de pousser plus loin l'étude de cette question, et d'établir, dans un travail récent, que ces bandes

<sup>(1)</sup> Journal of the chemical Society, ser. 2, t. I, p. 97.

colorées, formées de raies multiples, étaient dues à de la vapeur de carbone incandescente.

Pour démontrer ce fait, M. Attfield s'est attaché d'abord à bien définir les caractères du spectre fourni par la flamme du gaz ordinaire, et il a reconnu ainsi que la bande jaune se composait de six raies isolées, la bande verte de cinq, la bleue de cinq également, et qu'enfin la raie violette, évidemment double, était partagée en son milieu par une raie excessivement fine.

Après avoir ainsi bien étudié les caractères du spectre des flammes hydrocarbonées, M. Attfield s'est préoccupe de le comparer au spectre des flammes produites par d'autres composés du carbone. Il a vu ainsi que soit en brûlant du cyanogène pur, soit en faisant jaillir une étincelle dans un tube renfermant une certaine quantité de ce gaz très-dilaté, et examinant au spectroscope la lumière produite, on obtient un spectre très-brillant, où, parmi les raies nombreuses dues à l'azote, on reconnaît cependant, d'une manière très-distincte, les quatre groupes de raies caractéristiques des flammes hydrocarbonées. L'oxyde de carbone et le sulfure de carbone, brûlés simplement à l'air. fournissent des spectres continus qui n'apprennent rien; mais, lorsqu'on opère sous une pression très-faible dans un tube où l'on peut faire jaillir l'étincelle d'induction, on produit des spectres parfaitement définis, où l'on observe de même les raies iaunes, vertes, bleues et violettes.

La production de ces raies caractéristiques dans tous les casoù la source lumineuse est carburée, quels que soient d'ailleurs les autres éléments en présence, conduit à admettre qu'elles sont essentielles au carbone lui-même. Le spectre ainsi obtenu est d'ailleurs d'une grande beauté; la bande bleue est la plus brillante de celles qu'on y observe, et l'on est, par suite, conduit à penser que la combustion complète de la vapeur de carbone, si elle était jamais réalisée, produirait une flamme bleue.

# Sur le spectre de l'acide chlorochromique, par MM. Gottschalk et Drechsel (1).

Les vapeurs d'acide chlorochromique font apparaître dans le spectre de la flamme des raies caractéristiques, au nombre de 17, dont 3 violettes, 8 vertes, 1 jaune, 3 oranges et 2 rouges; les plus brillantes sont les violettes et l'une de celles situées dans le vert. Lorsque l'on fait arriver dans la flamme les vapeurs mélangées d'oxygène, on obtient un spectre d'un éclat que l'œil a peine à supporter; les raies violettes apparaissent alors surtout avec beaucoup de vivacité, et il serait possible de les confondre avec celles du rubidium; néanmoins elles sont un peu moins réfrangibles que ces dernières. Ni le chlore ni le chlorure de chrome, introduits seuls dans la flamme, ne font apparaître de raies caractéristiques; les raies observées sont dues uniquement à l'acide chlorochromique lui-même.

# Sur l'oxamide, par M. Attfield (2).

M. Attsield vient de réaliser d'une manière curieuse la synthèse de l'oxamide. Ayant abandonné pendant dix jours à luimême un mélange d'eau oxygénée et d'acide cyanhydrique, il vit se former au sein du liquide une poudre blanche qui, au microscope, paraissait composée de petits cristaux. Bouillie avec une solution de potasse, cette poudre se dédoublait en ammoniaque et en acide oxalique; l'action de l'acide chlorhydrique chaud produisait le même résultat; l'acide sulfurique la transformait en ammoniaque, en oxyde de carbone et en acide carbonique. Enfin, soumise à l'action d'une chaleur modérée, elle se volatilisait sans décomposition. M. Attsield conclut de cette réaction que la matière obtenue par lui n'est autre chose que de l'oxamide formée synthétiquement par la simple

<sup>(1)</sup> Journal für praktische Chemie, t. LXXXIX, p. 473, 1863, nº 16.

<sup>(2)</sup> Journal of the Chemical, Society, ser. 2, t. I, p. 94. Avril 1863.

combinaison de l'acide cyanhydrique et de l'eau oxygénée, d'après la formule

#### $HO^3 + C^3 Az H = C^3 O^3 Az H^3$ .

Il rappelle, à ce propos, que déjà M. Playfair a réalisé la production de l'oxamide, en faisant agir l'acide nitrique sur le cyanoferrure de potassium, et lui-même est parvenu à un résultat semblable en chauffant le même sel avec un mélange de bioxyde de manganèse et d'acide sulfurique.

Sur la proportion des éthers contenue dans les caux-de-vie et les vinaignes.

#### Rar M. BERTHELOT (1).

M. Berthelot admet, d'après ses expériences, que dans le cas de liquides alcooliques renfermant des traces d'acide, la guantité d'acide qui s'éthérifie, au bout d'un long temps, est une fraction à peu près constante de la quantité totale.

Cette quantité dépend seulement du rapport qui existe entre l'alcool et l'eau; elle est d'ailleurs, ajoute l'auteur, comme tous les nombres relatifs à l'équilibre d'éthérification, îndépendante de la température.

Ainsi, dans un liquide formé de 60 grammes d'alcoel et de 40 grammes d'eau en poids, la proportion d'acide qui s'éthérifie à la longue est égale aux deux tiers de l'acide primitif. En d'autres termes, dans une eau-de-vie de ce genre conservée de puis plusieurs années, l'acide libre représente la moitié du poids de l'acide combiné avec les bases.

Dans un liquide formé de 50 parties d'alcool et de 50 parties d'eau, la proportion d'acide éthérifiable s'élève à 56 pour 100 de l'acide total. C'est-à-dire, que dans une visible eau-de-vie contenant 50 pour 100 d'alcool (en paids), l'acide libre représente les 4/5 de l'alcool combiné, etc.

Si la proportion des éthers d'une eau-de-vie récente est moindre ou supérieure, elle reviendra à ce chiffre avec le temps.

<sup>(1)</sup> Comptes rendus. Junvier 1864, p. 77.

L'auteur, faisant l'application de cette donnée expérimentale, fais voir que les liouquets artificiels donnés aux enux-de-vie au moyen d'éthers: devront su modifier avec le temps, en raison de la proportion de l'acide éthérifié que contient l'eau-de-vie; et aussi en raison des échanges: possibles: entre l'acide libre: de l'eau-de-vie, et les acides des éthers composés employés pour former ce bouquet artificiel. Les déductions de M. Berthelot sont applicables aux vinaigres.

On sait que le vinaigre de vin, comme l'eau-de-vie, renferme de l'ether acétique. Cet éther, dit Berzelius, passe seul ou presque seul au commencement de la distillation, de sorte qu'il peut être recueilli séparément, ce qui permet de reconnaître sa nature:

Les autres éthers composés se trouvent aussi dans le vinaigre, comme dans le vin, et constituent son bouquet.

Appliquant le principe de l'équilibre d'éthérification, M. Berthelot explique que, dans le vinaigre, la proportion des éthers est en raison de la quantité d'alcool qui subsiste dans le liquide acétifié.

Sur un vinaigre contenant 60 grammes d'acide et 1 gramme d'alcool par litre, le poids de l'éther acétique qui se formera à la longue sera égal à 0°,12.

Berzelius semble admettre que cet éther acétique existe tout formé dans le vin.

Rapport sur les espèces, pilules, paudres simples et poudres composées, fait à la Société de plarmacie de Paris, en vue de la révision du Codex:

Par une commission d'étude, composée de MM. Guibouat, Adaias et Stanúslas Marcus, rapporteur.

Messieurs,

Vous nous avez chargés, MM. Guibourt, Adrian et moi, de reviser les formules inscrites au Codex sous les dénominations d'espèces, de pitules, de poudres simples et composées. Ayant trouvé, dans les formulaires relatifs à la thérapeutique des hôpitaiss

civils et militaires, ou même dans la pratique civile, plusieurs nouvelles formules appartenant aux catégories ci-dessus, que l'expérience paraît avoir sanctionnées, nous avons jugé utile de vous les signaler, afin qu'il fût examiné s'il convient de les admettre dans le nouveau Codex. Nous commençons par les espèces.

### Des espèces.

Les espèces sont des mélanges de différentes substances, seulement incisées ou concassées, et ayant ordinairement des propriétés médicales analogues.

Il faut, en général, ne composer les espèces que de parties similaires ou d'une texture semblable', c'est-à-dire que les fleurs ne doivent être mêlées qu'avec des fleurs ou des feuilles, les racines avec des racines ou des bois, etc., parce que, les espèces n'étant le plus souvent qu'une forme préliminaire donnée à quelques substances qui doivent être soumises ensemble à une seule et même opération, il faut qu'elles puissent fournir également leurs principes au véhicule employé.

On ne doit y faire entrer que des substances bien dépoudrées, les poudres se précipitant au fond du vase et rendant le mélange inégal. Enfin, tous les ingrédients doivent être également incisés ou concassés sans être pulvérisés; le mélange s'en fait plus exactement.

## Espèces amères.

| Pr. Feuilles     | sèches de chardon bénit 1 | part |
|------------------|---------------------------|------|
|                  | de menianthe 1            | _    |
| Sommit           | és de chamœdrys 1         | -    |
| _                | de petite centaurée 1     |      |
| Incisez et mélan | gez.                      |      |
|                  | Espèces anthelmintiques.  |      |

# Pr. Sommités sèches de grande absinthe: . . . . 1 pa

| — de                | ta  | na | 18 | ie | ٠ | ٠. | • | • | • | • | 1 | _ |
|---------------------|-----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs de camomille |     |    |    | •  | • |    | • |   |   |   | 1 | _ |
| Semen-contra de Per | se. |    |    |    |   |    |   |   |   |   | 1 | _ |

Încisez très-fin les trois premières substances, ajoutez-y le semen-contra et opérez-en le mélange exact.

| Espèces apér      | itives, di | tes les cinq racines apé | ritives. |
|-------------------|------------|--------------------------|----------|
| Pr. Racines       | èches d'ac | he                       | ı part.  |
| · ·               |            | fenouil                  | 1 -      |
| -                 | 'de        | persil                   | 1 -      |
|                   | ď'a        | sperge                   | 1 -      |
| -                 |            | petit houx               | 1 —      |
| Incisez et mélan  | gez.       |                          |          |
|                   | Espèces    | aromatiques.             |          |
| Pr. Feuilles e    | t sommités | d'absinthe :             | ı part.  |
| -                 |            | ***                      |          |
| _                 |            | de lavande               | ı —      |
| <u> </u>          | ′          | de menthe poivrée        | . —      |
| _                 |            | de menthe pouliot        | . –      |
| · —               | -          | d'origan                 | 1        |
|                   | -          | de romarin               |          |
| <i>-</i>          | _          | de sauge                 | . –      |
|                   | -          |                          | t —      |
| -                 | -          | de thym                  | · —      |
| Incisez et mélan  | gez.       |                          |          |
|                   | Espèces    | astringentes.            |          |
| Pr. Ecorce de gr  | _          | 1                        | nart     |
|                   |            |                          |          |
|                   |            |                          |          |
| Incisez et mélan  |            |                          |          |
| Aucioca et incian | gez.       |                          |          |
| <b>E</b> spèc     | es béchiqu | ses (fleurs béchiques).  |          |
| Pr. Fleurs de c   | oquelicot. |                          | part.    |
|                   |            |                          |          |
| - de m            | auve       | 1                        |          |
| de p              | ied de cha | t 1                      |          |
| - de t            | ussilage   | 1                        |          |
| - de v            | iolette    |                          |          |
| Mélangez exactei  | ment.      |                          |          |
| Espèces car       | rminative  | s (semences carminativ   | ves).    |
| -                 |            |                          | part.    |
|                   |            |                          | •        |
|                   |            | 1                        | `        |
|                   |            |                          |          |
| Mélangez exactei  |            | •                        |          |

| Espèces diurétiques.                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr: Racine d'asperge                                                                                                                                                                                                      |
| Espèces émollientes:                                                                                                                                                                                                      |
| Pr. Feuilles sèches de bouillon blanc                                                                                                                                                                                     |
| Espèces narcotiques.                                                                                                                                                                                                      |
| Pr. Feuilles sèches de belladone:       1         — de ciguë.       1         — de jusquiame.       1         — de morelle.       1         — de nicotiane.       1         — de pavot.       1         Incisez et mêlez. |
| Espèces pectorales.                                                                                                                                                                                                       |
| Pr. Feuilles de capillaire du Canada 1 part.  — de lierre termstre 1 —  — de scolopendre 1 —  — de véronique 1 —  — sommités d'hysope 1 —  Capsules de pavot blanc 1 —  Incisez et mêlez.                                 |
| Espèces dites fruits pectoraux.                                                                                                                                                                                           |
| Pr. Dattes                                                                                                                                                                                                                |
| Incisez et mêlez.                                                                                                                                                                                                         |
| Ces espèces ne se conservent pas et se préparent extempora-                                                                                                                                                               |

nément.

Digitized by Google

## Espèces sudorifiques.

| Pr. | Bois de | gaïac.  |     |     | •    |    |   |   | ٠ |   |   | • | 1 | part. |
|-----|---------|---------|-----|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|     | Racine  | de sals | epa | ıre | ille | ٠. | • |   | • | • |   |   | 1 | _     |
|     |         | de sani | ine | ٠.  |      |    | _ | _ |   |   | _ |   |   | _     |

Incisez la racine de squine, fendez et incisez la salsepareille, ajoutez le bois de gaïac qui doit être grossièrement râpé et dépondré.

Conserver pour l'usage.

La racine de sassafras en quantité égale aux autres, a toujours fait, partie de ces espàres connues sous le nom de quatre bois sudorifiques; mais comme les trois premières substances ac traitent par décoction et que la racine de sassafras, en raison de sa qualité aromatique, doit être traitée par infusion seulement, on la délivre à part, sous forme de copeaux minces et incisés.

Espèces vulnéraires. — Thé Suisse.

Comme au Codex.

## Des poudres simples.

Le Codex de 1837 présente, en tête de ce chapitre, sur les différents modes de pulvérisation et sur leur application, des règles générales qui ne demandent qu'un petit nombre de changements de rédaction; nous pensons qu'il est innutile d'en entretenir la Société. Quant à l'ordre suivant lequel les articles devront être rangés, nous fondant sur ce que les parties similaires des végétaux (racines, bois, écorces, feuilles, fleurs et fruits) ont une texture plus ou moins semblable et demandent, en général, à être traitées par des procédés analogues, nous suivrons cet ordre même, qui est aussi celui du Codex actuel.

#### S Ier. Poudre de racines.

## Poullre de racine d'Asarum.

Concassez légèrement la racine dans un mortier avec un pilon de bois, criblez-la pannen saspanen la terre, faites-la sécher à l'étuse et pulyénisez-la dans un mortier de fer.

## On prépare de même les poudres de racines

d'arnica;
d'ellebore blanc;
— noir;
de polygala de Virginie;
de serpentaire de Virginie;
de valériane;

et en général les poudres de toutes les racines menues, réunies en faisceau ou pourvues de radicelles, qui retiennent facilement de la terre en leurs parties.

Les racines d'arnica, d'asarum, d'ellébore blanc et de polygala étant très-âcres, il faut garantir avec soin de leur contact, la figure et les organes respiratoires.

#### Poudre de bistorte.

Concassez la racine dans un mortier de fer, faites-la sécher à l'étuve et pulvérisez par contusion.

On prépare de même les poudres de racines

d'aunée; de bryone; de curcuma; de gingembre; d'iris; de colombo; de patience; de pyrèthre; de tormentille.

## Poudre de fougère mâle.

Prenez les rhizomes de fougère mâle récemment séchés; coupez-les transversalement et très-menu, séparez-en, à l'aide du van, les écailles foliacées; faites sécher à l'étuve et pulvérisez par contusion.

Cette poudre est de couleur vert tendre et très-odorante; elle a été employée avec succès contre le tænia.

## Poudre de gentiane.

Coupez la racine en tranches minces ; faites-la sécher à l'étuve

et pulvérisez-la par contusion. On cesse lorsque le résidu devient blanchâtre, d'apparence ligneuse et peu sapide.

On prépare de même les poudres de racines

d'acore vrai : de galanga: de ratanhia: de salsepareille : de belladone privée de troncons de tiges qui v sont ordinairement mélés: d'écorce de racine de cynoglosse.

## Poudre de guimauve.

Prenez la racine de guimauve entièrement mondée de son épiderme et bien blanche; coupez-la en tranches très-minces, faitesla sécher à l'étuve et pulvérisez par contusion jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un résidu fibreux et peu sapide.

On prépare de même la poudre de réglisse avec la racine choisie d'une belle couleur jaune à l'intérieur et ratissée extérieurement, pour la priver de l'épiderme brunâtre qui la recouvre.

## Poudre d'ipécacuanha.

Prenez la racine d'ipécacuanha annelé, bien nourrie et privée des petites souches ou prolongements ligneux, filiformes, qui s'y trouvent mêlés. Pilez la racine bien sèche dans un mortier de fer bien couvert, à l'aide d'une percussion modérée; passez au tamis de soie très-fin et cessez l'opération lorsque vous aurez obtenu, à l'état de poudre, les trois quarts du poids de la racine employée.

Cette poudre doit fournir 22 pour 100 de son poids d'extrait alcoolique redissous dans l'eau et évaporé de nouveau à siccité. Son infusé aqueux devient d'un vert-pomme par l'addition d'un cristal transparent de protosulfate de fer.

## Poudre de jalap.

Prenez du jalap tubéreux ou vrai jalap officinal; concassez-le et faites-le sécher à l'étuve. Pilez-le dans un mortier couvert et 21

Journ. de Pharm. et de Chim. 3º SERIE. T. XLV. (Avril 1864.)

passez la poudre à travers un tamis très-fin. On ne laisse pas de résidu.

On pulvérise de même la racine de turbith.

#### Poudre de rhubarbe.

Prenez de la rhubarbe de Moscovie, ou de belle rhubarbe de Chine mondée au vif et privée des parties noirâtres et des cordes qui l'ont traversée; concassez-la dans un mortier; exposez-la dans une étuve jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche; alors pulvérisez et passez au tamis de soie très-serré. On cesse lorsque le résidu devient ligneux et blanchâtre; il en reste d'autant moins que la rhubarbe est de plus belle qualité.

## Poudre de salep.

Prenez du salep d'Asie bien nourri, blanc et translucide; faites-le tremper dans l'eau pendant 12 heures; essuyez-le dans un linge rude; faites-le sécher à l'étuve à une temperature qui ne dépasse pas 40 ou 60 degrés. Pilez et passez à travers un tamis de soie très-fin.

## Poudre de pareira-brava.

Réduisez, à l'aide d'une râpe, la racine de pareira-brava en une poudre grossière que vous serez sécher à l'étuve. Achevez la pulvérisation dans un mortier de ser et passez au tamis de soie.

On prépare de même la poudre de quassia-amara et celle de racine de sassafras, en faisant remarquer cependant, pour cette dernière et en raison de sa qualité fortement aromatique, que la température de l'étuve ne doit pas dépasser 40 degrés et que la racine râpée ne doit pas y séjourner plus de 12 heures.

On prépare comme la poudre de pareira-brava, celles de bois de gayac et de santal rouge, et comme la poudre de sassa-fras, celle de bois de santal citrin.

#### § II. Poudres d'écorces.

#### Poudre de cannelle.

Pr. Cannelle de Ceylan. . . . . Q. S.

Pulvérisez grossièrement la cannelle et exposez-la pendant douze heures dans une étuve médiocrement chaussée. Achevez la pulvérisation par contusion, presque sans laisser de résidu. On prépare de même les poudres:

d'angusture vraie; de cannelle blanche; de cascarille vrais.

### Poudre de garou.

Pr. Écorce de garou récemment séchée. . . . O. S.

Coupez cette écorce transversalement en tranches trèsminces; faites-la sécher à l'étuve et pulvérisez par contusion jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la partie fibreuse de l'écorce.

La pulvérisation du garou est dangereuse pour l'opérateur; il doit mettre le plus grand soin à fermer le mortier et le tamis dont il se sert.

On prépare de même les poudres d'écorces

d'orme; de simarouba;

et celles des écorces moins fibreuses

de chêne; de mussana; de Winter et autres.

Poudre de quinquina gris.

Pr. Quinquina gris de Loxa. . . . Q. S.

Raclez légèrement les écorces avec un conteau, pour en détacher les lichens, faites sécher l'écorce mondée à l'étuve et pulvérisez sans laisser de résidu.

On prépare de même la poudre de quinquina rouge.

## Poudre de quinquina calisaya.

Pr. Quinquina calisaya plat, mondé. . . Q. S.

Après l'avoir concassé, faites le sécher à l'étuve et piles le par contusion jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un résidu ligneux et peu amer. s III. Poudres de plantes herbacées, de feuilles et de fleurs.

## Poudre de feuilles de belladone.

Pr. Feuilles de belladone récemment séchées. . . Q. S.

Faites-les dessécher à l'étuve et réduisez-les en poudre par contusion, arrêtez l'opération aussitôt que les trois quarts de la matière auront été pulvérisés.

On prépare de même les poudres de

#### Feuilles d'aconit:

- d'asarum ;
- de ciguë;
- de insuniame:
- d'oranger;
- de nicotiane :

### et les poudres de

#### Sommités seuries de chamædrys;

- de petite centaurée;
- d'origan;
- de marjolaine et autres.

## Poudre de digitale.

Pr. Feuilles de digitale pourprée, récemment séchées. . Q. S.

Contusez les feuilles dans un mortier de marbre avec un pilon de bois; secouez-les sur un tamis de crin pour en séparer les poils qui couvrent la face inférieure des feuilles; faites sécher les feuilles contusées à l'étuve; pilez-les dans un mortier de fer et arrêtez l'opération aussitôt que les trois quarts de la matière auront été pulvérisés.

On prépare de même les poudres de seuilles

d'armoise; de dictame de Crète.

#### Poudre de sabine.

Pr. Sommités de sabine récemment séchées et privées de tiges. Q. S.

Faites sécher à l'étuve et pulvérisez sans laisser de résidu. On prépare de même les poudres:

> de séné palte mondé; d'uva ursi.

#### Poudre de scille.

Pr. Squames de scille séches, privés des tuniques rouges extérieures du bulbe . . . . . . . . . . . . . . . Q. S.

Faites dessécher à l'étuve, pilez promptement dans un mortier de fer et passez au tamis de soie.

La poudre de scille attire fortement l'humidité de l'air; il faut la remettre à l'étuve après sa préparation et la renfermer dans des bocaux bien secs et de petite capacité.

## Poudre de roses rouges.

Pr. Pétales de roses rouges mondés. . . . Q. S.

Faites-les sécher à l'étuve et pulvérisez-les par contusion. On cesse lorsque le résidu n'offre plus qu'une couleur pâle et une saveur peu marquée.

On prépare de même les poudres :

de stigmates de safran; de capitules de semen-contra;

- de camomille;
- d'arnica.

La poudre d'arnica est dangereuse à préparer à cause des violents éternuments qu'elle peut occasionner. Elle laisse un résidu considérable formé par le duvet soyeux des sleurons.

#### IV. Poudres de fruits et semences.

#### Poudre d'anis.

Prenez l'anis vert du commerce, vannez-le pour en ôter la poussière et les pédoncules brisés. Séparez ensuite à la main les corps étrangers qui peuvent s'y trouver, exposez-le dans une étuve modérément chauffée, pilez-le dans un mortier de fer et passez au tamis de soie.

On prépare de même les poudres des fruits suivants :

Aneth;
Badiane;
Carvi;
Cévadille;
Coque du Levant
Coriandre;

Cubébes; Cumín; Fenouil; Phellandrie aquatique, Piment de la Jamaïque; Poivre blanc;

- noir;
- long:

Semences de staphysaigre.

#### Poudre de cardamome.

Pr. Fruits de petit cardamone. . . . Q. S.

Déchirez et rejetez les péricarpes; ne conservez que les semences, faites-les sécher à l'étuve et pulvérisez sans laisser de résidu.

On prépare de même les poudres de semences de maniguette que le commerce fournit toutes mondées de leur péricarpe.

## Poudre de coloquinte.

Prenez les fruits de coloquinte tels que le commerce les présente, c'est-à-dire mondés de leur épicarpe; déchirez-les pour en retirer et en rejeter toutes les semences, faites sécher la chair à l'étuve, pulvérisez-la par contusion sans laisser de résidu.

On prépare de même la poudre de capsules de pavot blanc et la poudre de myrobalans citrins dont on extrait et rejette le noyau.

Poudre de graine de lin. (Farine de lin.)

Pr. Semence de lin. . . . . . . Q. S.

Faites passer la graine de lin du commerce sur un crible métallique pour en séparer la poussière et privez-la par le triage des corps qui lui sont étrangers; faites sécher à l'étuve et pilez par contusion dans un mortier de fer, ou pulvérisez à l'aide d'un moulin à noix d'acier et à arêtes tranchantes; passez la poudre à travers un tamis à toile métalfique.

La bonne farine de lin doit contenir toute la graine, amande et spermoderme; elle doit être récemment préparée pour éviter la rancidité de l'huile dont elle contient en moyenne 30 pour 490; elle est dence au toucher et reste en masse quand on l'a pressée dans la main; elle forme émulsion avec l'eau et ne bleuit pas par la teinture d'iode.

On prépare de même la farine de semence de moutarde noire. La farine de moutarde noire offre dans sa couleur un mélange du jaune verdâtre de l'amande avec le rouge brunâtre du spermoderme; elle est âcre, non amère et dégage une forte odeur d'huite volatile très-âcre quand on la délaye dans l'eau; elle ne doit pas bleuir par l'iode; elle renferme de l'huile grasse.

#### Poudre de muscodes

On concasse les muscades dans un mortier de marbre, on les broie ensuite dans un moulin semblable à ceux qui servent pour le poivre, on passe la poudre à travers un tamis de crin serré.

## Poudre de noix vomique.

Lavez les noix vomiques à l'ann froide, exposez-les ensuite sur un tamis de crin, à la vapeur de l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'elles soient bien ramollies; pilez-les, en cet état, dans un mortier, on broyez-les dans un moulin à poivre; faites sécher la poudre dans une étuve médiocrement chauffée, passez à travers un tamis de crin serré.

## Poudre de paullinia ou de guarana.

Pr. la pâte formée des fruits du Paullinia sorbibis, connue sons le nom de Guarana. . . . . . . . . . . . Q. &.

Brisez cette pâte par morceaux et pulvérisez-la grossièrement dans un mortier de fer; faites sécher à l'étuve, achevez la pulvérisation à l'aide d'une forte contusion et passez au tamis de soie.

#### Poudre de riz.

Lavez le riz à l'eau froide jusqu'à ce que celle ci sorte limpide; jetez-le sur une toile et arrosez-le de temps en temps avec de l'eau jusqu'à ce que les grains soient devenus tout à fait opaques et friables; pulvérisez-le, en cet état, dans un mortier de marbre; faites-le sécher dans une étuve médiocrement chauffée et passez au tamis de soie.

### S V. Poudres de cryptogames.

## Poudre d'agaric blanc.

Pr. Agaric blanc choisi. . . . . . . Q. S.

Coupez l'agaric par tranches, faites-le sécher à l'étuve, pilez et passez au tamis de soie.

## Poudre de lichen d'Islande.

Pr. Lichen d'Islande. . . . . . . . O. S.

Faites tremper le lichen dans l'eau, à la température commune, pendant six heures, en ayant soin de le remuer et de le changer d'eau plusieurs fois dans l'intervalle.

On a soin chaque fois d'enlever les bûchettes ou débris de toute nature qui nagent à la surface de l'eau ou tombent au fond. Étendez le lichen ainsi lavé et nettoyé à l'air libre, pour le faire sécher; (c'est à cet état de pureté que le lichen d'Islande doit être employé pour toutes les opérations pharmaceutiques), Achevez la dessiccation à l'étuve, pulvérisez à l'aide d'une forte contusion et passez au tamis de soie.

## Poudre de mousse de Corse.

Etalez la mousse de Corse sur une table et frappez-la avec le plat d'une spatule pour briser et détacher les graviers et les petits coquillages qui s'y trouvent; pour rendre la séparation plus complète, coutusez plusieurs fois la mousse de Corse dans un mortier de bois ou de marbre, avec un pilon de bois, et criblez-la à chaque fois; enfin, la mousse de Corse étant privée de tous les corps étrangers, faites-la sécher à l'étuve, pilez-la dans un mortier de fer et passez la poudre au tamis de soie.

## Poudre d'ergot du seigle.

Pr. Ergot de seigle récent. . . . . Q. S.

Faites-le sécher à l'étuve, réduisez-le en foudre dans un mortier de fer et passez-le à travers un tamis de soie peu serré. La poudre de seigle ergoté s'altérant très-promptement il faut n'en préparer que très-peu à la fois et la tenir dans un vase fermé, placé en lieu sec; mieux vaut encore préparer cette poudre au moment même où elle est demandée et en faire seulement la quantité prescrite. — On prépare de même la poudre d'ergot de froment.

### 5 VI. Poudre de produits végétaux.

#### Poudre d'aloès.

Pr. Aloès socotrin. . . . . . . . . O. S.

Pilez-le grossièrement dans un mortier, exposez-le à l'étuve jusqu'à parfaite dessiccation; terminez la pulvérisation par trituration et passez au tamis de soie.

On prépare de même les poudres :

de cachou; de kino.

### Poudre de Benjoin.

Pr. Benjoin amygdaloïde. . . . . . Q. S.

Pulvérisez par trituration dans un mortier de fer et passez au tamis de soie.

On pulvérise de la même manière les substances suivantes, privées chaçune des impuretés qui peuvent s'y trouver.

Colophone:

Résine de gaïac;

- de lierre;
   laque;
- mastic:

Sandaraque; Sangdragon;

Succin.

## Poudre de camphre.

Pr. Camphre purisié, en pain. . . . Q. S.

Réduisez le camphre en poudre au moyen d'une râpe à sucre, conservez la poudre dans un flacon bouché.

On peut également, extemporanément, pulvériser une petite

quantité de camphre en l'arrosant, dans un mortier de markre ou de porcelaine, avec quelques gouttes d'éther ou d'alcost très-rectifié; on triture et l'on détache plusieurs fois le camphre du mortier, à l'aide d'une spatule, jusqu'à ce que la pulvérisstion soit complète.

## Poudre de gomme ammoniagne.

Pr. Gomme ammoniaque en larmes. . . . Q. S.

Mondez la gomme-résine des impuretés qui peuvent adhérer à la surface, pulvérisez-la grossièrement, faites-la sécher par une exposition suffisamment prolongée dans une étuve modérément chauffée, achevez la pulvérisation par trituration, dans un mortier de fer; passez la poudre au tamis de soie.

On prépare de même les poudres des gommes-résines suivantes :

Bdellium;
Euphorbe;
Galbanum sec en larmes;
Gomme gutte;
Myrrhe;
Oliban opoponax;
Scammonée d'alep;

et, avec plus de difficulté, les poudres

D'asa fœtida; De sagapenum;

Ces deux dernières gommes-résines étant plus molles et plus chargées d'huiles volatiles. Elles perdent d'ailleurs trop de leurs propriétés dans la dessiccation, pour que leur pulvérisation soit utile à pratiquer.

La pulvérisation de la gomme-résine d'euphorbe est trèsdangereuse, il faut se garantir avec beaucoup de soin de la poussière qui s'en répand dans l'air.

## Poudre de gomme arabique.

Pr. Gomme du Sénégal blanche. . . . Q. S.

Mondez la gomme des corps étrangers apparents qui adhèsent à sa surface; pilez-la grossiènement et passez-la sun un tamés de crin pour en séparer une première poudre qui contient toute la poussière sablonneuse que le premier mondage au couteau n'a pu enlever. Faites sécher la gomme ainsi préparée à l'étuve; pulvérisez-la par contusion dans un mortier de ser, passez la poudre au tamis de soie.

On prépare de même la poudre de gomme adragante.

## Poudre d'opium.

Pr. Opium de Smyrae choisi. . . . . . Q. S.

Coupez l'opium par tranches minces ou pulvérisez-le grossièrement dans un mortier de fer; saites-le sécher à l'étuve, pulvérisez-le à la fois par contusion et trituration, et passez la poudre au tamis de soie.

On prépare de même la poudre de suc de réglisse.

## Poudre de sucre.

Pr. Sucre très-blanc. . . . . . . . Q. S.

Palvérisez grossièrement dans un mortier de marbre ; sistes sécher à l'étuve, terminez la pulvérisation et passez la poudre au tamis de soie. Pulvérisez de même :

> la manne en larmes, la mannite; le sucre de lait.

S VII. Poudres de substances animales.

### Poudre de cantharides.

Prenez les cantharides récemment séchées, passez-les néanmoins sur un crible pour en séparer la poussière et les mites; exposez-les à l'étuve jusqu'à ce qu'elles soient entièrement sèches; pulvérisez les dans un mortier de fer et passez à travers un tamis de soie.

L'opérateur, pendant cette préparation, ne doit négliger aucune précaution pour se garantir de la poussière des cantharides.

On prépare de même les poudres

de cloportes; de cochenille; de kermès animal.

#### Poudre de castoréum.

#### Pr. Castoréum. . . . . . . . . . Q. S.

Déchirez les poches de castorcum, rejetez-en l'enveloppe extérieure et autant que possible les membranes intérieures; faites sécher à l'étuve et pulvérisez par trituration dans un mortier de fer; passez au tamis de soie.

## Poudre de corail rouge.

(Comme au Codex.)
On prépare de même les poudres trochisquées

d'écailles d'huîtres; de pierres d'écrevisses.

et celle de coquilles d'œuss, privées de leur pellicule interne

## Poudre de corne de cerf calcinée.

Prenez les cornichons de cerf calcinés à blanc; grattez-les un à un avec un couteau, pour enlever la cendre souvent à demivitrifiée qui est à leur surface. Pulvérisez-les dans un mortier de fer, passez au tamis de crin; broyez la poudre avec de l'eau sur un porphyre et opérez-en la dilution et la trochiscation, comme il est dit ci-dessus.

## Poudre d'os de sèche.

On ratisse avec un couteau la surface interne de cette coquille, qui est toujours salie par la poussière, et l'on rejette la poudre qui en provient; on continue de racler toute la partie blanche et friable, et on la broie à sec sur le porphyre. On rejette la partie dure et cornée.

S VIII. Poudres de substances minérales, salines et acides.

## 1° Poudre d'acide oxalique.

Pulvérisez cet acide pur et sec dans uu mortier de porcelaine, ou, s'il est en trop grande quantité, dans un mortier de bois de gaïac; passez au tamis de soie; pour obtenir la poudre plus fine, broyez-la à sec et par petite portion, sur un porphyre; elle est dangereuse à préparer.

On pulvérise de même :

le suroxalate de potasse; l'acide arsenieux; les sulfures d'arsenic; le deutochlorure de mercure; l'oxyde rouge de mercure; le tartrate antimonié de potasse; l'alun calciné.

On pulvérise encore de même, mais sans les porphyriser, les poudres:

d'acide tartrique;

— citrique;
de bitartrate de potasse;
de tartrate boricopotassique,
de sulfate de potasse;
de sulfate de zinc.

et généralement de tous les sels blancs qui, par leur dureté ou leur acidité, pourraient attaquer les mortiers de marbre, ou qui pourraient se colorer dans un mortier de ser.

#### 2º Poudre de borate de soude.

Pilez ce sel pur et sec dans un mortier de marbre, passez au tamis de soie.

On prépare de même les poudres

de bicarbonate de soude; de nitrate de potasse; de sulfate d'alumine et de potasse; de tartrate de potasse;

- de potasse et de soude,

et généralement de tous les sels blancs qui ne sont ni assez durs ni assez acides pour attaquer le marbre.

## 3° Poudre de charbon végétal.

Pr. Charbon végétal parfaitement préparé, c'est-à-dire pouvant brûler sans flamme et sans funée. . . . Q. S.

Pilez dans un mortier de fer couvert et passez-le à travers un tamis de soie.

## On prépare de même les poudres

de charbon animal lavé;
de chaux vive;
d'antimoine métallique;
de bismuth;
de sulfure d'antimoine,
d'oxysulfure d'antimoine dit aronne;
de verre d'antimoine;
de bioxyde de manganèse;
d'oxyde de plomb fondu (litharge);
de sulfure rouge de mercure;
de sulfate de fer;
de sous-acétate de cuivre.

et en général les poudres de toutes les substances minérales qui, par leur dureté, rayeraient le marbre; qui, à sec, n'ont pas d'action sur le fer, ou dont on ne craint pas d'altérer la blancheur en les pilant dans un mortier de fer.

Quand il est nécessaire d'obtenir ces matières en poudre tout à fait ténues, on les broie, déjà pulvérisées au mortier, sur le perphyre. On les porphyrise sans eau, à l'exception du sulfure rouge de mercure et de la litharge.

4° Poudre de magnésie blanche. (Hydrocarbonate de magnésie.)

(Comme au Codex.)

5° Poudre de bol d'Arménie.

(Comme au Codex.)

#### Poudre d'étain.

Pr. Étain pur. ....... Q. S.

Faites fondre l'étain, coulez-le dans un mortier de fer chaussé avec son pilon, au point que l'étain y reste un instant fondu. Triturez-le vivement jusqu'à ce qu'il soit solidisé et pulvérisé. Passez à travers un tamis en fil de fer fin d'abord, ensuite à travers un tamis de soie. On fond avec de nouvel étain tout ce qui refuse de passer à travers ce dernier tamis.

## Poudre de fer.

Pilez légèrement de la limaille de fer doux dans un mortier de même métal, pour en détacher la rouille qui peut s'y trouver. Séparez oet oxyde à l'aide d'un van en fer blane et resommences ces deux opérations tant qu'il se séparera de la rouille du fen. Pîlez celui-ci fortement et passez le à travers un tamis de orin bien serré; introduisez la pondre dans un flacon bouché pour la mettre à l'abri de l'air; enfin mettez cette pondre, par petite partie, sur un porphyre et broyez-la à sec, et dans un tien bien sec, jusqu'à ce que le brillant métallique ait presque entièrement disparu; passez la poudre au tamis de soie très-fin et met-tez-la à mesure dans un autre flacon bouché.

#### Poudre d'or.

Triturez dans un mortier de porcelaine de l'or pur battu en feuilles très légères avec dix sois son poids de sulfate de potasse en poudre grossière. Continuez cette opération jusqu'à ce que vous n'aperceviez plus de particules d'or brillantes. Tamisez et lavez la poudre à l'eau bouillante pour dissoudre le sulfate de potasse. Recevez l'or sur un filtre et faites-le sécher. La poudre est d'un jaune brillant, inattaqueble par l'aside nitrique, complétement insoluble dans l'eau.

## Roudre de phosphare.

Mettez du phosphore pur, incolore et transparent dans un flacon avec vingt fois son poids d'eau, de manière qu'il y reste peu d'air. Chauffez au bain-marie afin de fondre le phosphore, bouchez le flacon et agitez-le vivement jusqu'à ce qu'il soit complétement refroidi.

### Poudre de savon.

Pr. Savon blanc d'haile d'olives (savon blanc de Marseille). Q. S.

Râpez le savon très-fin et exposez le à l'étuve jusqu'à ce qu'il soit tout à fait sec, pilez-le dans un mortier de marbre et passez au tamis de soie.

## Soufre porphyrisė.

Pr. Soufre sublimé (fleurs de soufre). . . . Q. S.

, Mettez le soufre dans une terrine de grès vernissée; versez y peu à peu de l'eau bouillante, six à huit fois son poids, agitez et versez le tout sur un carré de toile. Renouvelez ce lavage jusqu'à ce que le liquide ne rougisse plus le tournesol; ce soufre bien égoutté sur la toile et séché à l'étuve constitue le soufre lavé.

Pour avoir le soufre porphyrisé, on prend le soufre égoutté, mais non séché et on le broie par portion sur un porphyre, jusqu'à ce qu'il soit devenu presque blanc. On le réduit en trochisques pour le faire sécher.

Ce soufre, en raison de sa grande division, jouit de propriétés plus actives que le soufre lavé ordinaire.

## Poudres composées.

Le préambule comme au Codex, en ajoutant seulement à la quatrième ligne après les mots de réduire — ceux-ci, autant que possible.

## Poudre absorbante magnésienne.

Mêlez par trituration et conservez dans un vase bien bouché. Contre les aigreurs de l'estomac; contre l'empoisonnement par l'arsenic.

## Poudre anthelminthique.

|        | Pr. Poudre de fougère mâle      | i |
|--------|---------------------------------|---|
|        | - de rhubarbe                   | I |
|        | - de semen-contra               | Ĺ |
|        | - de mousse de Corse            | I |
| Mêlez. | ·, •                            |   |
|        | Poudre d'armoise de Bresler.    | , |
|        | Pr. Racine d'armoise pulvérisée | 1 |
|        | Sucre pulvérisé                 | 2 |
|        |                                 |   |

Mêlez.

#### Poudre arsenicale de Dubois.

| (Poudre anticarcinomateuse du Codex de 1818).                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr. Cinabre porphyrisé (vermillon) 16 gram Sangdragon porphyrisé 8 — Acido arsénieux porphyrisé 1 |
| 25                                                                                                |
| Mélangez très-exactement.                                                                         |
| Poudre de belladone sucrée (poudre sédative de Wetzler).                                          |
| (Poudre contre la coqueluche.)                                                                    |
| Pr. Poudre de racine de belladone 1 gram.  — de sucre 4 —                                         |
| Mêlez et divisez selon la prescription médicale                                                   |
| Poudre cathartique (Parmentier).                                                                  |
| Pr. Poudre de jalap 50 gram.  — de scammonée                                                      |
| 80                                                                                                |

Mêlez très-exactement. dose 4 à 5 grammes dans un liquide approprié.

Poudre caustique (dite caustique de Vienne).

Pr. Potasse caustique à la chaux, récemment fondue. 50 Chaux vive récemment pulvérisée. . . . . . . . 60

Pulvérisez très-promptement la potasse caustique dans un mortier de fer chaussé et en y ajoutant une partie de la poudre de chaux; mélangez y rapidement le reste de la chaux et renfermez le mélange dans un slacon à large ouverture, bouché en verre.

Pour faire usage de ce caustique, on le délaye avec un peu d'alcool, de manière à en former un pâte molle que l'on applique sur la partie que l'on veut cautériser.

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° série. T. XLV. (Avril 1864.)

Digitized by Google

| Poudre citrique sucrée shimonade sèche).                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr. Acide citrique pelvérisé                                                                                                                                                  |
| Mêlez intimement, conservez dans un vase de verre bouché                                                                                                                      |
| Poudre cornachine ou de Tribus.                                                                                                                                               |
| Pr. Poudre de scammonée                                                                                                                                                       |
| Mêlez sur le porphyre.                                                                                                                                                        |
| Poudre de craie composée. (Pharm. Cond.).                                                                                                                                     |
| Pr. Craie préparée.       12 gram.         Cannelle fine.       3 —         Racine de tormentille.       6 —         Goume arabique.       6 —         Poivre long.       1 — |
| Poudre de craie opiacée.                                                                                                                                                      |
| Pr. Poudre de craie composée 39 part. Opium dur pulvérisé                                                                                                                     |
| Poudre dentifrice.                                                                                                                                                            |
| Pr. Laque carminée                                                                                                                                                            |
| 18                                                                                                                                                                            |
| Prenez toutes ces substances déjà pulvémisées et mêlez-les que porphyre.                                                                                                      |
| Poudre de dextrine composée pour pansement, mélange solidifiable.                                                                                                             |
| Gomme dite du Sénégal, en poudre 30 gram. Dextrine 90 — Mêlez.                                                                                                                |

Pour se servir de cette préparation an en prend 2 parties en poids que l'on délaye dans 3 parties d'au à 50 degrés centésimaux; il en résulte un liquide visqueux, marquant 25 à l'aréomètre de Baumé. 200 grammes de ce mélange peuvent imprégner un mêtre carré de toile, soit 80 grammes de la poudre composée et 120 grammes d'eau chaude.

#### Poudre de Douer.

| Pr. Nitrate de potasse |    | 4. |
|------------------------|----|----|
| Sulfate de potasse     | ٠. | 3  |
| Pendre de réglisse.    |    | 12 |
| D'ipécacuanha          |    |    |
| Extrait d'opium sec    |    |    |

Prenez l'extrait d'opium le plus sec possible, divisez-le et pilez-le dans un mortier avec le nitrate et le sulfate de potasse, faites sécher le mélange à l'étuve, réduisez-le en poudre fine et mêlez-le aux poudres de réglisse et d'ipécacuanha.

Cette poudre contient un dixième de son poids d'extrait d'opium et autant d'ipécacuanha.

| Poudre émolliente (pour cataplasmes).           |
|-------------------------------------------------|
| Pr. Espèces émollientes Q. S.                   |
| Pulvérisez et passez au tamis de crin.          |
| Poudre dite farine émolliente pour cataplasmes. |
| Pr. Farine de lin                               |
| Mêlez.                                          |
| Poudre résolutive (pour cataplasmes).           |
| Pr. Farine de fenugrec                          |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poudre de fer cinnamomée.                                                                                                 |
| Pr. Fer porphyrisé                                                                                                        |
| Mêlez, pour diviser en trente doses.                                                                                      |
| Poudre de fer cinnamomée.<br>Poudre anticachectique d'Harmaun.                                                            |
| Pr. Oxyde ferrique hydraté (safran de mars apéritif). 5 Cannelle fine                                                     |
| Poudre fumigatoire.                                                                                                       |
| Pr. Mastic                                                                                                                |
| Poudre hæmostatique (de Bonafous).                                                                                        |
| Pr. Colophone en poudre                                                                                                   |
|                                                                                                                           |
| Poudre gazifère simple (soda powders).                                                                                    |
| Pr. Acide tartrique pulverisé 16 gram.                                                                                    |
| Divisez en douze paquets en papier blanc.  Bicarbonate de soude pulvérisé 24 —                                            |
| Divisez en douze paquets en papier bleu. Pour faire usage de ces poudres, on fait dissoudre un des paquets blancs dans un |

grand verre au tiers rempli d'eau; on y projette le contenu

d'un paquet bleu et l'on boit aussitôt.

Digitized by Google

| Po  | udre  | gaz   | ifère | ferr   | ugin   | eus | ; ( | le | M | enze | er). |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|----|---|------|------|
| Pr. | Sulfa | ite d | e fer | crista | llisé. |     |     | •  |   | 2    |      |
|     | Sncr  |       |       |        |        |     |     |    |   | 6    |      |

Pulvérisez et mêlez exactement; partagez en douze paquets blancs.

Pr. Bicarbonate de soude pulvérisé. . . 2 Sucre en poudre. . . . . . . . . 6

Mêlez et divisez en douze paquets bleus. Pour faire usage de cette poudre, on fait dissoudre séparément un paquet blanc et un paquet bleu dans trois cuillerées d'eau (60 gram.); on réunit les deux liqueurs et l'on boit aussitôt.

## Poudre gazifère ferrugineuse (de Breton).

| Pr. Sulfate de ser pur cristallisé | . 6 | gram. |
|------------------------------------|-----|-------|
| Acide tartrique                    | 160 | _     |
| Sucre pulvérisé                    | 414 | -     |
| Bicarbonate de soude pulvérisé     | 120 | _     |
|                                    | 700 | -     |

Ces quatre substances doivent être prises bien sèches.

Pilez le sulfate de fer dans un mortier de porcelaine, ajoutezy l'acide tartrique divisé de la même manière, et de telle sorte que la poudre du mélange ne soit pas très-fine; ajoutez-y encore le sucre réduit en poudre fine et en dernier lieu le bicarbonate pulvérisé; mélangez le tout et divisez-le en quarante doses de 17<sup>st</sup>,50, dont chacune devra être renfermée dans un petit bocal bien sec et bien bouché.

Pour se servir de cette poudre, on prend une bouteille de litre presque pleine d'eau bien clarifiée. On y verse d'un seul coup une dose de poudre, on bouche aussitôt et l'on agite. Il en résulte une eau transparente, acidule, ferrugineuse, dont le goût est très-supportable et qui est très propre à remplacer les eaux ferrugineuses naturelles dont on peut être très-éloigné.

Poudre gazifère laxative (Sedlitz's powders des anglais).

Pr. Acide tartrique en poudre. . . . . . 24 gram.

Divisez en neuf paquets blancs.

| Pr. Bicarbonate de soude                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mêlez et divisez en neuf paquets bleus.  Pour faire usage de ces poudres, on fait dissoudre dans un verre de la contenance de 375 grammes, à moutié rempli d'eau, |
| l'acide contenu dans un paquet blanc; on y ajoute le mélange                                                                                                      |
| salin d'un des paquets bleus. Il se produit une vive efferves-                                                                                                    |
| cence pendant laquelle on boit rapidement le liquide.                                                                                                             |
| Poudre de gomme nitrée (poudre diurétique, tisane sèche).                                                                                                         |
| Pr. Pondre de gomme arabique 60 gam.                                                                                                                              |
| — de sucre de lait 60 —                                                                                                                                           |
| - de réglisse 20 -                                                                                                                                                |
| — de guimauve                                                                                                                                                     |
| — de nitrate de potasse 10 —                                                                                                                                      |
| .60                                                                                                                                                               |
| Dose : de 1 à 2 grammes dans un verre d'eau.                                                                                                                      |
| Poudre incisive, antiasthmatique.                                                                                                                                 |
| Pr. Poudre de scille                                                                                                                                              |
| Soufre lavé 2                                                                                                                                                     |
| Sucre blanc 3                                                                                                                                                     |
| 6                                                                                                                                                                 |
| Mêlez.                                                                                                                                                            |
| Poudre de kino opiacée (pharm. Lond.).                                                                                                                            |
| (Poudre antidiarrhéique.)                                                                                                                                         |
| Pr. Poudre de kino                                                                                                                                                |
| - de conneile 4                                                                                                                                                   |
| - d'opium dur                                                                                                                                                     |
| 20                                                                                                                                                                |
| Poudre de muec composée (poudre Tonquin).                                                                                                                         |
| Pr. Musc 2 gram.                                                                                                                                                  |
| Valériane en poudre 3 —                                                                                                                                           |
| Camphre                                                                                                                                                           |
| Mêlez avec soin dans un mortier de porcelaine.                                                                                                                    |

| Poudre saline purgative (dite set de Guindre).                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr. Sulfate de soude effleuri 24 grum.  Nitrate de potasse pulvérisé e,6  Tartrate de potasse stibié 0,025   |
| Mêlez exactement.                                                                                            |
| Poudro stornutatoire.                                                                                        |
| Pr. Feuilles sèches d'assrum.                                                                                |
| - de bétoine 1                                                                                               |
| — de marjelaine I                                                                                            |
| Pilez ensemble dans un mortier de fer, passez à travers un                                                   |
| tamis de crin.                                                                                               |
| Poudre dite sucre orangé purgatif.                                                                           |
| Poudre de jalap 20 gram.  Bitartrate de potasse                                                              |
| Cette poudre purge les enfants à la dose de 4 à 8 grammes, contenant de 50 centigrammes à 1 gramme de jalap. |
| Poudre tempérante de Stahl.                                                                                  |
| Pr. Sulfate de petasse 9                                                                                     |
| Nitrate de potasse 9                                                                                         |
| Sulfare de mercare ronge                                                                                     |
| 20                                                                                                           |
| Mêlez et broyez sur le phorphyre.                                                                            |
| Poudre de vanille sucres.                                                                                    |
| Pr. Vanille fine coupée en morceaux 1 part. Sucre 4 —                                                        |
| Triturez, passez au tamis.                                                                                   |
| Poudre vermifuge.                                                                                            |
| Pr. Poudre de semen-contra 2 part.  — de mousse de Corse 2 —  — de rhubarbe 1 —                              |
| Mêlez et conservez dans un flaçon fermé.                                                                     |

| Poudre vermifuge mercurielle (Codex de 1818).                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pr. Poudre de tribus                                                                                                                                                                   |    |
| Mêlez exactement.                                                                                                                                                                      |    |
| Poudre vermifuge purgative de Ball.                                                                                                                                                    |    |
| Pr. Poudre de rhubarbe.         1 part.           — de scammonée.         1 —           Protochloruse de mercure sublimé et lavé.         1 —           Sucre.         3 —           6 |    |
| Mélez très-exactement.                                                                                                                                                                 |    |
| Poudre pour les embaumements.                                                                                                                                                          |    |
| Remplacer dans la formule du Codex les deux articles:                                                                                                                                  |    |
| Sel marin décrépité 7,500<br>Nitrate de potasse 2,500                                                                                                                                  |    |
| par,                                                                                                                                                                                   |    |
| Sel marin décrépité 10,000<br>Sulfate de zinc 10,000                                                                                                                                   |    |
| Prenez ensuite la moitié de toutes les doses.                                                                                                                                          |    |
| Poudre siccative pour remplir les coffres où l'on renferent les corps.                                                                                                                 | ne |
| Écorce de chêne pulvérisé (tan) 50 kil. Sulfate de zinc en poudre 20 —                                                                                                                 |    |
| 70                                                                                                                                                                                     |    |
| Mêlez.                                                                                                                                                                                 |    |

Vernis pour les embaumements (formule du Codex).

## Extrait du Procès-verbal

De la séance de la Société de pharmacie de Paris, du 2 mars 1864.

Présidence de M. Rouner

Le procès-verbal de la précédente séance est lu, mis aux voix et adopté.

Après cette lecture, la Société se constitue en comité secret.

A trois heures et demie, la séance publique est reprise.

M. le président annonce que, conformément à la proposition faite par M. Reveil et prise en considération dans la dernière séance, la Société s'est réunie en assemblée extraordinaire et en comité secret le mercredi 10 mars, et qu'après avoir entendu le rapport présenté par le bureau, elle a décidé à l'unanimité qu'il y avait lieu de faire au membre correspondant signalé par M. Reveil l'application de l'article 29 de son règlement. En conséquence, le nom de ce membre ne sera pas conservé sur la liste des correspondants nationaux.

La parole est donnée ensuite à M. le secrétaire général pour le dépouillement de la correspondance.

La correspondance manuscrite se compose :

1° D'une lettre de M. Ferreira, pharmacien à Rio de Janeiro, qui demande à être inscrit parmi les candidats au titre de correspondant étranger; 2° d'une lettre de M. Venturini, avec envoi, de la part de M. Villery, d'un échantillon de sel fébrifuge résultant de la combinaison d'équivalents égaux de sulfate ferreux et de sulfate de quinine. Le médicament et la lettre qui l'accompagne sont renvoyés à l'examen d'une commission composée de MM. Roussin et Baudrimont; 3° d'un mémoire de M. Rabot, pharmacien à Versailles et correspondant de la Société, sur les intérêts professionnels de la pharmacie.

La correspondance imprimée comprend:

1° Un exemplaire de l'Année pharmaceutique, présenté au nom de l'auteur, M. Parisel par M Stanislas Martin; 2° un exemplaire de l'Histoire naturelle des araignées, par M. Eugène

Simon, offert à la Société par M. Vuaflard; 3° la thèse sur les chlorures et bromures de phosphore que M. Baudrimont vient de soutenir à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques; 4° le Journal de pharmacie de Lisbonne; 5° le Pharmaceutics! journal; 6° el Restaurador farmaceutico; 7° un exemplaire des Leçons de chimie appliquée à l'hygiène, par M. Miguel Puiggari, ouvrage renvoyé à l'examen de M. Gaultier de Claubry; 8° deux numéros du Chemist and druggist; 9° une note de M. Gallois sur l'inosurie.

M. Marais présente à la Société un échantillon de fèves de Calabar, physostygma venenosum, de là famille des papillonacées.

Les fèves de Calabar ont, comme on le sait, la propriété, bien constatée aujourd'hui, de contracter la pupille et d'agir par conséquent en sens inverse de la belladone. Malgré le prix fort élevé de ce médicament, son usage oculistique commence à s'étendre, net il serait à désirer, dit M. Marais, qu'une commission, prise dans le sein de la société fût chargée d'en faire l'étude au point de vue chimique et pharmaceutique. Cette proposition est appuyée, et M. le président confie ce travail à une commission composée de MM. Desnoix, Hébert et Marais.

La séance est levée à quatre heures.

## Chronique,

Le samedi, 2 avril, a eu lieu à la Sorbonne, sous la présidence de M. le ministre de l'instruction publique, la distribution des prix accordés aux sociétés Savantes à la suite du concours de 1864.

Parmi les lauréats, figurent les noms de deux correspondants distingués de la Société de pharmacie de Paris:

M. Béchamp, pharmacien, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, a reçu une médaille d'argent pour ses recherches de chimie appliquée à la fabrication des vins; M. Marchand, pharmacien à Fécamp, membre de la Société havraise, a reçu également une médaille d'argent pour ses observations météorologiques faites à Fécamp, pendant la période décennale de 1853-1862.

## Bibliographic.

Formulaire raisonné des médicaments nouveaux et des médications nouvelles, suivi de notions sur l'aérothérapie, l'électrothérapie, la kinésithérapie, l'hydrothérapie, l'hydrologie médicale; par O. REVEIL, professeur agrégé à l'Ecole de pharmacie et à la Faculté de médecine (1).

Depuis l'année 1837, époque de la dernière édition du Codex. une soule de médicaments nouveaux se sont introduits dans la thérapeutique, les uns avec des propriétés utiles et parfaitement démontrées par l'expérience, les autres avec des vertus douteuses et même contestables. Le pharmacien, auquel ces médicaments sont journellement demandés sur ordonnance de médecin, ne peut en connaître la composition qu'à la condition de recourir aux nombreux ouvrages dans lesquels ils se trouvent disséminés. C'est done une heureuse idée que celle qu'a eue M. Réveil de les réunir tous dans un même formulaire: mais il a voulu faire plus : avec l'autorité que lui donne son double titre d'agrégé à l'Ecole de pharmacie et à la Faculté de médecine, il a discuté la valeur chimique et médicale de chacun de ces médicaments, de sorte qu'en faisant connaître les progrès récents de la thérapeutique, il a cherché à éclairer les médecins et les pharmaciens sur le degré de confiance qu'ils doivent avoir dans la valeur des formules dont elle s'est successivement enrichie

Pour enchaîner logiquement l'exposé de ces formules, et pour faciliter les recherches des lecteurs, M. Réveil a cru devoir adopter un ordre méthodique, et il a suivi la marche qui

<sup>(1)</sup> Paris, 1864, chez J.-B. Baillière et fils. Un gros volume in 18, de 800 pages.

est aujourd'hui admise dans la plupart des ouvrages de thérapeutique. C'est ainsi qu'il a réuni dans autant de chapitres spéciaux les astringents, les antiphlogistiques, les évacuants, les narcotiques, les hémostatiques, etc....

L'auteur termine son livre par cinq chapitres entièrement nouveaux, consacrés à l'exposé de médications fort en vogue aujour-d'hui, et qui consistent dans l'application aux usages médicaux de l'air, de l'eau froide, de l'eau pulvérisée, de l'électricité et des mouvements du corps humain. Ce sont ces chapitres qui figurent dans l'ouvrage sous les titres de aérothérapie, hydrothérapie, hydrologie médicale, électrothérapie et kinésithérapie. M. Réveil s'est attaché à faire connaître les principes de ces nouvelles applications, et, grâce à l'accueil qu'il a rencontré auprès des auteurs ou des promoteurs de ces méthodes, il a pu fournir sur chacune d'elles des détails précieux et pleins d'intérêt.

Nous ne doutons pas que le formulaire raisonné de M. Réveil ne soit favorablement accueilli par les pharmaciens et les médecins.

н. в.

## Renne Médicale.

De la véritable origine du virus-vaccin.

La discussion qui se poursuit depuis plusieurs mois à l'Académie de médecine sur ce sujet aura eu pour résultat de résoudre une question restée indécise, ou du moins contestée jusqu'à ce jour. Il résulte des expériences concluantes de M. Bouley et de la saine interprétation qu'en a donnée M. Depaul, que Jenner a eu raison de regarder le virus de la vache, préservatif de la petite vérole pour l'homme, comme lui étant fourni à elle-même par le cheval. M. Bouvier, loyal interprète de M. Auzias Turenne, est venu, texte en main, montrer à la tribune que ce fait avait été établi sans équivoque possible par un médecin anglais, J. G. Loy, aux premiers temps de la dé-

couverte de Jenner. Cette vaste enquête rétrospective d'expériences et d'interprétations contradictoires, le spectacle de tous ces observateurs intelligents à la recherche d'un fait si obscur hier, si évident aujourd'hui, les tâtonnements nombreux pour atteindre le but plusieurs fois touché et presque aussitôt abandonné, tout cela est bien digne de méditation pour un esprit philosophique. On voit par là, une fois de plus, que L'observation rigoureuse et l'expérimentation bien faite constituent dans les sciences naturelles la véritable méthode, la seule capable de donner la consécration à une découverte, bien que le génie dont c'est le privilége, avec des perceptions plus délicates, puisse aussi, par une force d'intuition, devancant cette époque, se former une conviction que le temps se charge de justifier. C'est ce qui a eu lieu pour Jenner, à qui revient nonseulement la gloire d'avoir trouvé sur la vache le précieux virus préservatif de la petite vérole, mais encore le mérite d'avoir bien reconnu l'origine chevaline de ce virus et de n'avoir iamais abandonné cette opinion dont la démonstration ne devait être admise sans conteste que bien après la mort de ce grand homme.

Selon Jenner, la source du vaccin était dans une espèce d'ulcère dont les chevaux sont fréquemment affectés aux jambes, et que les maréchaux ferrants appelaient en Angleterre the grease. Les hommes chargés de panser les chevaux et de traire les vaches dans la même ferme, négligeant de se laver les mains après la première de ces opérations, transportaient ainsi le virus sécrété par l'ulcère du cheval aux mamelles de la vache.

La maladie qui se développait par cette inoculation accidentelle était connue sous le nom de cow-pox. Les laitières chargées de traire et de soigner ces vaches contractaient de même aux mains la maladie qui depuis a reçu le nom de vaccine, et qui les rendait impropres à être affectées d'une maladie bien autrement dangereuse, la petite vérole.

Ainsi, selon la manière de voir de Jenner, la maladie commence chez le cheval, se communique à la vache, et de la vache à l'homme.

Dans sa pensée, la communication peut bien avoir lieu directement du cheval à l'homme; mais, « pour avoir tous seseffets conservateurs, le virus a besoin d'être élaboré, modifié dans le pis de la vache (1). »

Le passage suivant résume pour ainsi dire son opinion sur cette question à laquelle il attache la plus grande importance:

« Quoique je ne puisse étayer par des expériences faites sous mes yeux cette opinion, à savoir que la source de l'infection est une matière morbide particulière venant du cheval, je crois cependant l'avoir établie avec assez d'évidence. Je suis bien convaincu que jamais le compox ne survient aux vaches que lousque les domestiques chargés de les traire prennent soin en même temps des chevaux malades. Il faut que la qualité active du virus pris au talou du cheval s'accroisse beaucoup après avoir agi sur les trayons de la vache, puisqu'il arrive rarement que le cheval communique son mal à celui qui en prend soin, et qu'il n'est pas moins rare qu'une laitière échappe à l'infection en trayant des vaches infectées...» (Loc. cit.)

Jenner ne put jamais réussir à inoculer sur le pis des vaches le liquide pris sur les sabots d'un cheval malade, et il disente les causes probables de son insuccès; mais il n'en reste pas moins convaincu de l'origine chevaline du cow pox, comme on peut le voir dans le passage suivant emprunté à l'article déjà cité de M. Chereau:

- « Le cow-pox, dit-il, est-il une maladie spontanée de la vache, ou bien doit-il être attribué, selon ma manière de voir, au trassport de la matière sur l'animal? Quoique je n'aie pas l'intention de discuter ici pleinement cette question, je me hasarderai jusqu'à l'appayer encore d'autres observations, et à donner les raisons qui m'ont fait nourrir une opinion considérée par beaucoup comme imaginaire:
- « 1° Parce que cette opinion est populaire, universelle, et admise par tous les fermiers du comté de Glocester;
- « 2º Parce que la vaccine, lorsqu'elle n'a pas été apportée dans une ferme par une vache ou une personne déjà insectée, y a toujours été immédiatement précédée du sore-heel (2);

<sup>(1)</sup> Extraits traduits du mémoire de janvier par M. Chérema (Union médicale, 14 janvier 1864).

<sup>(2)</sup> Autre nom donné à l'ulcère du talon des chevaux.

- « 3° Parce que la vaccine est inconnue en Écosse et en Inlande, où l'on n'emploie point d'homme dans les taiteries:
- « 4° Parce que si le virus du sore-heel ne paraît pas susceptible de se développer par l'inoculation sur une peau saine, il n'en est pas de même lorsque ce virus se trouve en contact avec une peau déjà effleurée ou affectée de petits accidents pareils;
- « 5° Parce que cette maladie a paru jusqu'à un certain point capable, comme la vaccine, de préserver de la petite vérole, mais moins sûrement qu'après avoir passé par le corps d'une vache:
- « 6° Parce que l'enfant, inoculé d'après un malade de cette espèce, eut toutes les apparences de la vaccine inoculée. »

Parmi les médecins qui s'occupèrent de la vaccine après son illustre inventeur, quelques-uns admirent l'origine équine de ce virus; mais le plus grand nombre ne se rangea pas à cette opinion. Les inoculations furent faites en grand nombre das cheval affecté de grease à la vache, mais le plus souvent. presque toujours même, sans succès. Il était réservé à notre époque de donner l'explication de ces faits contradictoires. Quoi qu'il en soit, les preuves les plus convaincantes ont été données par des auteurs contemporains de la découverte de Jenner, et l'on voit pour ainsi dire s'éteindre la lumière sur ce sujet à mesure que l'on s'éloigne de l'année 1798. C'est à ce point qu'il y a quelques années on considérait généralement comme une illusion, une erreur du grand homme, l'origine équine du cow-pox. Et cependant, comme l'a très-bien établis M. Bouvier à l'Académie, M. Chéreau, dans l'article auguet j'emprunte une partie de ces détails, les preuves ne manquaient pas. C'est ainsi qu'un médecin anglais, Christopher Pegge, écrivait à Jenner en 1800, et lui communiquait l'observation de deux málades atteints de cow pox après avoir pansé des chevaux atteints de l'ulcère du talon appelé par les maréchaux ferrants scratchy-heel, qu'il considérait d'ailleurs comme largement différent du grease ordinaire. Un de ces malades transmit l'infection aux vaches de la ferme, et un troisième domestique reçut à son tour l'infection de ces vaches. Rien de plus laconique, mais aussi de plus concluant que l'histoire de cette triple infection; analogie, identité parfaite des pustules de la

main des deux hommes directement infectés par le cheval et n'ayant pu l'être que par lui, et de celles présentées par l'homme qui l'avait reçu consécutivement des vaches. Il ne paraît pas douteux non plus que deux autres médecins anglais, Coleman et Thomas Tanner, ne soient parvenus à inoculer avec succès la matière du javart (nom français du grease) aux trayons de la vache et n'aient reproduit chez ces derniers le cow-pox.

L'opinion de Jenner fut aussi complétement adoptée par M. Husson dans ses Recherches hist, et med, sur la naccine (1801). « Il ne doit, dit cet auteur, rester aucun doute sur l'origine du cow-pox: des expériences suivies, des liaisons certaines entre les phénomènes du cow-pox et ceux du javart lèvent tous les doutes à cet égard. » La même année, John Ring, dans un ouvrage publié à Londres, raconte le fait d'un fermier qui, en pansant les talons de son cheval atteint de scratches, sentit quelques gouttes d'humeur glisser le long des crins de l'animal et lui tomber sur la figure, se rasa ensuite, et vit quelques jours plus tard se développer sur ce point des pustules qui parurent à son médecin, le docteur Raukin, de véritables pustules vaccinales, interprétation tout à fait acceptée par John Ring, qui en conclut qu'il y a de fortes raisons de croire que le scratched-heel et le cow-pox sont de même nature.

Mais l'auteur pour lequel M. Bouvier a revendiqué avec raison la plus grande part de mérite dans l'étude de cette question, est le médecin anglais J. G. Loy, dont l'ouvrage a été publié en 1801. Le premier, il a distingué deux espèces de grease: un grease local et un grease constitutionnel. Il dit que le cheval qui lui a fourni la matière avec laquelle il a produit sur une vache ou sur un homme des pustules semblables à la vaccine était attaqué du grease constitutionnel, c'est-à-dire qu'il avait des symptômes de fièvre qui ne cessèrent que lorsqu'il parut une éruption sur le reste du corps.

On doit enfin une mention très-importante à l'auteur italien Sacco, qui, tout en admettant que la vaccine puisse se développer spontanément chez la vache, signala en Italie une maladie des chevaux semblable au grease des Anglais et au javart des Français, qui attaque le paturon et quelquefois la couronne du

pied de l'animal, sécrète une sérosité susceptible, étant inoculée à la vache et à l'homme, de produire le véritable vaccin, préservateur de la petite vérole pour ce dernier; opinion tout à fait conforme à celle de Jenner, et qu'il a étayée d'expériences souvent citées et restées célèbres qui ont été consignées dans un ouvrage publié à Milan en 1800.

Avec cet auteur nous terminons la première période ou époque iennérienne de M. Bouvier. Nous n'entrerons pas avec l'honorable académicien dans l'étude de celle qu'il appelle deuxième époque (première de l'Académie), dans laquelle il analyse les travaux de M. Bousquet (1832), de Steimbrenner et de Viarc. qui partagèrent avec notre compatriote le prix décerné par l'Académie des sciences en 1838, ceux de John Baron, de Sœmmering; malgré quelques expériences nouvelles et alternativement probantes et contradictoires en faveur de l'opinion de Jenner, celle-ci tendait plutôt à tomber dans le discrédit ou dans l'oubli. Nous avons hâte d'arriver à la troisième période. deuxième de l'Académie, et presque immédiatement à la phase actuelle, aux observations et aux expériences qui ont établi sur des bases désormais inéhranlables l'existence d'une maladie exanthématique du cheval, susceptible d'être inoculé à la vache et à l'homme, et de produire chez l'une comme chez l'autre un véritable vaccin. C'est l'opinion de Jenner confirmée ou plutôt réhabilitée; c'est un nouvel hommage rendu à sa gloire.

Si nous remontons à quelques années en arrière de celle où nous sommes, on voit que la question de l'origine du vaccin arrive à maturité; on peut pressentir la solution prochaine. Ainsi, en 1858, MM. Manoury et Péchot informent l'Académie qu'un maréchal ferrant de la Loupe, près de Chartres, le sieur Brissot, avait eu les mains couvertes de pustules vaccinales pour avoir tenu le pied d'un cheval couvert d'eaux aux jambes. Ce fait trouva peu de créance, mais il n'en fut pas de même de celui de Toulouse. Dans la séance de l'Académie du 26 juin 1860, M. Renault annonce que des expériences ont été faites à Toulouse sous la direction de M. Lafosse, professeur de clinique à l'École vétérinaire de cette ville. Il résulterait de ces expériences que la matière provenant des eaux aux jambes

Digitized by Google

d'une jument a donné lieu au développement de cou-pax légitime sur deux génisses, et que ce cow-pox, inoculé à des enfants. a déterminé une éruption vaccinale de honne nature qui a pu être transmise à d'autres enfants. Le travail de M. Lasosse sut l'objet d'un rapport de M. Bousquet en 1862, et d'une discussion à la suite de ce rapport. Cette fois personne ne contesta, ie crois, la réalité du fait. On discuta seulement sur la nature de la maladie du cheval, susceptible de produire le vaccin, de la maladie vaccinogène, comme on l'appela. La maladie dite saux aux jambes ne fut pas considérée comme douée de cette propriété. Il est remarquable de voir les opinions se produire déjà telles à peu près qu'elles seront, avec des arguments plus valables lors de la discussion amenée par la derpière communication de M. Bouley. MM. Bousquet, Depaul et Guérin en particulier, n'auront que peu de chose à ajouter pour établir leur doctrine définitive. On sept que le jour de la lumière approche, du moins quant au fait capital, et je n'en citerai pour preuve que l'opinion du vétérinaire distingué qui ne devait plus prendre malheureusement la parole dans la discussion de 1864, a Je crois, disait M. Renault dans la séance du . 27 mai 1862, que l'éruption de la vache dont il est question dans la communication de M. Lafosse, est bien réellement le produit de l'inoculation de la matière empruntée au cheval malade; mais je ne crois pas que ce soient là de véritables eaux aux jambes. C'est une maladie analogue, mais ce n'étaient point de véritables eaux aux jambes. Il y avait là une enzootie; les eaux aux jambes ne règnent pas enzootiquement. Il s'agit donc ici d'une affection pustuleuse générale qui peut ressembler aux eaux aux jambes, mais qui en dissère par la marche. T'était revenir, sans le savoir, alors au grease constitutionnel de Loy.

J'arrive enfin à l'intéressante communication de M. Bouley et aux remarquables conséquences qui en découlèrent.

VIGLA.

## Repue des travaux de Chimje publiés à l'Etranger.

Sur las sals à base de sesquioxyde de manganèse; par M. H. Rose (1). — Sur les propriétés optiques des permanganates; par M. Hoppe-Seyler (2), — Préparation des permanganates; par M. Bortter (3). — Le sesquioxyde Mn° O° est une base tellement faible que l'equ suffit pour le chasser de ses dissolutions salines. Celles-ci ne se conservent donc guère, à moins qu'elles ne contiennent de l'acide phosphorique car cet acide leur donne de la stabilité.

Le sesquioxyde de manganèse ne se disseut dans l'acide phosphorique en excès qu'à la condition de contenir du protoxyde (Ann. der chem. und pharm., t. XCVIII, p. 54), et forme alors un liquide rouge pourpre, qu'une grande quantité d'eau décompose en précipitant de l'hydrate de sesquioxyde contenant toujours du protoxyde de manganèse.

Le sesqui, de même que le peroxyde et les manganates, se dissolvent dans l'acide phosphorique sirupeux; quand on chanffe jusqu'à ce que l'acide commence à se volstiliser, la masse devient d'un heau bleu passant au souge par le refroidissement, et donnant avec l'eau una dissolution de la confeur du permanganate de potasse, ne se désamposant pas à la longue, ni même à l'ébultition. La patasse la précipite en brun; l'ammoniaque est sans action, si ce n'est qu'elle occasionne una coloration brune; le sulfhydrata d'aumoniaque ne précipite pas pareille dissolution, mais le saubonate de noude donne un précipité brun clair.

Avec l'acide oxalique, la dissolution brunit d'abordiet se dépolore ensuite; l'acide chlorhydrique p'altère nelle-si qu'à la longue à moins qu'on p'ajoute un peu de suone et qu'on chauffs. L'acide azoteux, la décolore instantanément; le canbonate de ba-

<sup>(1)</sup> Annals der Physik und Ghem., ts. GV, pt. 2891

<sup>(2)</sup> Journ. fur prakt. Chamie, t. XC, p. 303.

<sup>(3) 1,</sup> p. 156.

ryte en précipite du phosphate de sesquioxyde de manganèse soluble sans altération dans les acides.

Le sesquichlorure de manganèse est brun foncé et ne possède pas la couleur pourpre des sels de sesquioxyde, mais il resemble à ceux-ci pour tout le reste.

M. H. Rose est d'avis que bien des dissolutions pourpres passent pour contenir de l'oxyde Mn<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, qui réellement doivent leur nuance à de l'acide permanganique; il donne un moyen optique propre à distinguer le degré d'oxydation. Vues à la lampe, les dissolutions à base de Mn<sup>2</sup> O<sup>3</sup> deviennent plus franchement rouges et perdent leur teinte violette, tandis que celles à permanganate de potasse conservent leur nuance caractéristique.

M. Hoppe-Seyler établit cette distinction au moyen du spectre solaire dans lequel il place la dissolution contenue dans un verre à parois parallèles. A un certain degré de concentration, les deux liquides absorbent les rayons verts et jaune verdâtre; mais vient-on à étendre d'eau, on remarque, pour le phosphate de sesquioxyde de manganèse, que l'obscurité du milieu du spectre disparaît peu à peu tandis que le permanganate donne lieu à cinq raies, lesquelles, à partir du rouge, sont situées près de D, de C, de b et de F; et ces raies deviennent très-visibles dans un spectre qu'on a projeté sur un écran de papier.

Le chlorhydrate et le sulfate de sesquioxyde de manganèse diffèrent du phosphate en ce qu'ils éteignent non-seulement les rayons verts, mais aussi quelque peu, les rayons bleus et les violets.

Dans ses recherches sur les permanganates, M. Boettger revient avec détail sur les faits précédemment exposés ici (ce journal, t. XXXIX, p. 155). Cette fois, il s'agit surtout du permanganate de baryte, qu'il prépare de la manière suivante : une dissolution filtrée de manganate de potasse est traitée par du chlorure de barium en quantité suffisante pour faire disparaître la couleur verte; il se produit ainsi un précipité violet qu'on lave sur un filtre avec de l'eau distillée froide, jusqu'à ce que les eaux de lavage commencent à se colorer en rose, ce qui est un indice d'un commencement de transformation en permanganate, à la faveur de l'acide carbonique de l'air. Le ré vidu du

filtre constitue, selon l'auteur, du manganate pur (1) que l'on introduit dans une capsule en porcelaine contenant de l'eau distillée; on fait bouillir sous l'influence d'un courant d'acide carbonique et d'une agitation continue, jusqu'à ce que le liquide soit devenu pourpre. On filtre à travers de la pyroxyline; le liquide est du permanganate de baryte pur. Avec lui, il est aisé d'obtenir les autres permanganates, en procédant par voie de double décomposition.

Sur l'acide permanganique; par M. ASCHOFF (2). — M. ASCHOFF confirme d'abord le fait consigné plus haut, t. XXXVI, p. 309, relatif à la stabilité des liqueurs titrées de permanganate de potasse lorsque celles-ci ont été préparées avec du permanganate cristal sé et pur, et d'autre part, leur altérabilité lorsqu'elles contiennent un excès d'alcali. Il confirme aussi le fait observé par M. P. Thénard, sur la transformation de ce sel en manganate par l'ébullition avec de la potasse concentrée; selon lui, cette réduction n'a pas lieu en présence du peroxyde de manganèse.

Quant à la formation du permanganate aux dépens du manganate elle s'explique, selon l'auteur, en ce que cette métamorphose est toujours accompagnée d'un dépôt de Mn O<sup>3</sup>.

Il a été reconnu que le manganate de potasse est peu soluble dans la potasse en dissolution concentrée et s'y précipite. On sait qu'il est, en général, très-altérable et se conserve peu à l'état cristallisé.

Pour préparer l'acide permanganique, on commence par placer dans un mélange réfrigérant, l'acide sulfurique destiné à opérer la décomposition; ce dernier a la densité 1,845; on y

Digitized by Google

J. N.

<sup>(1)</sup> M. Rosenstiehl, de Strasbourg, a tout récemment, fait breveter un manganate de baryte d'un vert très-riche qui paraît assez fixe et qu'il obtient par la voie sèche; les taches vertes que l'on remarque sur le per-oxyde Ba O<sup>3</sup> ne sont pas autre chose. C'est en les examinant que M. Rosenstiehl a été conduit au fait que nous mentionnons ici.

<sup>(2)</sup> Archiv der Pharm., t. CIV, p. 141.

introduit peu à peu le permanganate qui se dissout alors suis effervencence et avec une douleur verte; ou même temps on observe la précipitation de gouttes d'acide pérmanganique aubydre.

C'est un liquide huileux rouge foncé qui ne se solidine pus encore à — 20°. Il se décompose spontanément à l'air en abandonnant de l'oxygène coloré en violet par de l'acide entraîné; il est déliquescent, se dissout promptement dans l'eau qu'il colore en violet; en même temps la température s'élève, et il se sépare de l'oxygène, ainsi que du sesquioxyde de manganèse hydraté.

L'acide permanganique peut résister à une température de 60° C. même dans le vide; mais à une température plus élevée, le dégagement d'oxygène s'opère avec explosion et projection de Mn² O³.

Pareil événement se produit au contact de certains corps combustibles, tels que le soufre très-divisé, le phosphore. Il suffit de verser une goutte d'acide permanganique anhydre dans une éprouvette contenant de l'hydrogène, du gaz sulfhydrique, de l'hydrogène bicarboné, de la vapeur d'éther on d'alcool, pour produire une forte détonation; le moindre attouchement avec du papier suffit pour provoquer une violente explosion. Le sulfure de carbone s'y enflamme spontanément.

Par la décomposition à froid de l'acide permanganique, l'exygène se dégage avec une certaine quantité d'ozone (1), ce dont on peut s'assurer à l'aide des réactifs ordinaires; c'est ce qui explique cette « odeur électrique » que certaine chimistes, tels que Forchammer, Frommherz, Bertazzi, ont observée en étudiant les permanganates.

M. Aschoff termine par l'analyse de cet acide rouge volatil que M. Dumas a obtenu en 1827 en traitant le permanganate de potasse par du chlorure de sodium et de l'acide sulfurique. Les différents traités l'enregistrent comme un composé Mn² Cl².



<sup>(1)</sup> V. à cet égard le mémoire de M. Schenbein • Préparation de l'ezone par voie chimique, » ce journal, t. XLII, p. 27e (année 1863). Ce mémoire est postérieur à celui de M. Aschoff, qui a paru en 1860.

En présence de l'air huntide, il donne des vapeurs rouges se déposant le long des parois et renfermant du chlore, de l'acide permanganique et du sesquioxydé de manganèse provenant, sans doute, de la décomposition de cet acide par l'acide chlorhydrique formé.

L'odeur de ce gaz rappelle les combinaisons du chlore et de l'oxygène et diffère de celle de l'ozone; il agit énergiquement

sur les organes de la respiration.

En même temps que se forment les vapeurs susdites, il se condense un liquide de la couleur de l'acide permanganique, et émettant à l'air humide d'épaisses vapeurs violettes; il décoimpose l'eau avec une énergie comparable à celle de l'oxyultorure de phosphore, abandonne du chlore et laisse déposer du MnO<sup>a</sup> hydraté. Au bain-marie il détone à la même température que l'acide permanganique.

La composition de cet acide s'accorde avec la formule

Mnº (O6 Cl)7.

Toutefois, M. Aschoff est disposé à ne voir dans cette combinaison qu'un mélange formé de Mn<sup>2</sup> Cl<sup>7</sup> + Mn<sup>2</sup> O<sup>7</sup>.

sur le fluochromate de potasse et la préparation du fluor; par M. Streng (1). — Les diverses tentatives pour isoler le fluor nous ont, entre autres, appris que la principale difficulté à vaincre réside dans la nécessité d'opérer à l'abri de l'hu-midité. En réfléchissant aux conditions à remplir, M. Streng, se rappelant avec quelle facilité on peut obtenir du chlore sec avec le chlorochromate de potasse, songea à opérer avec du fluochromate de potasse bien sec pour préparer du fluor. Mais comme ce sel n'était pas encore connu, il entreprit de le préparer. Dans une grande capsule en platine contenant du bichromate de potasse en poudre, il versa un excès d'acide fluor, hydrique concentré et chauffa jusqu'à ébullition. Par le refroidissement il se sépara de beaux octaèdres à base carrée, d'un rouge rubis, fusibles, efflorescents à l'air, rongeant le

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharmi, t. CXXIX, p. 226.



verre, et ne pouvant, par conséquent, ni être conservés ni, moins encore, être chauffés dans des vases de nature siliceuse,

Les résultats analytiques s'accordent avec la formule

Cr O' Fl KO.

et en font donc l'analogue du chlorochromate de M. Péligot. Chauffé, il perd considérablement de son poids, ce qui, selon l'auteur, ne peut tenir qu'à une émission de fluor. Toutefois, n'ayant pas de cornue en platine, il n'a pu opérer à l'abri de l'air.

sur l'alcaloide volatil de l'arnica; par M. Hesse (1).

L'alcaloide particulier signalé par M. Peretti dans le produit de la distillation de l'arnica montana avec la potasse caustique n'est, selon M. Hesse, qu'un mélange d'ammoniaque et de trimethylamine. Le tout en dissolution dans l'eau.

sur l'alizarine et la purpurine; par M. Bolley (2). — sur les matières colorantes contenues dans la garance d'Alsace; par MM. Schutzenberger et Schiffert (3). — L'alizarine, de même que la purpurine, donne avec l'acide azotique une quantité notable d'acide phtalique et d'acide oxalique, ainsi qu'il résulte des observations de MM. Schunck, Laurent et Gerhardt, d'un côté, de MM. Wolff et Strecker de l'autre. Croyant que le rendement en acide oxalique est plus grand pour l'alizarine que pour la purpurine, on avait attribué à la première, la formule

C20 H6 O6,

à la seconde

C18 H6 O6.

Mais voici que M. Bolley a reconnu expérimentalement que les deux pigments fournissent la même proportion de cet acide. Il a opéré avec des proportions déterminées de pigments et

<sup>(1)</sup> Ann. der Chem. und Pharm., t. CXXIX, p. 254.

<sup>(2)</sup> Zeitschrift für Chemie und Pharm., t. VII, p. 174.

<sup>(3)</sup> Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 1864, p. 70.

d'acide azotique étendu, à une température inférieure à 100°. La purpurine employée est celle de M. Émile Kopp; elle a été purifiée par plusieurs cristallisations dans l'alcool.

Peu sympathique à l'hypothèse de l'isomérie de ces deux matières colorantes, M. Bolley serait disposé à voir entre l'alizarine et la purpurine une relation semblable à celle qui existe entre l'indigo blanc et l'indigo bleu. L'alizarine que l'on représenterait par C<sup>40</sup> H<sup>13</sup> O<sup>12</sup> procéderait alors de 2 éq. de purpurine ayant fixé un éq. d'hydrogène.

Toutesois, M. Bolley n'a pu transformer l'alizarine en purpurine, ni par voie d'oxydation par le chlore ou l'acide azotique, ni par voie de fermentation, bien que MM. Wolff et Strecker fissent entrevoir la possibilité de cette métamorphose; il n'a pas davantage pu opérer celle-ci par voie de sublimation comme M. Schiel croyait l'avoir réalisé.

Les intéressants résultats qui viennent d'être obtenus à Mulhouse par MM. Schutzenberger et Schiffert permettent, facilement, de se rendre compte de cette résistance de la purpurine à se laisser transformer en alizarine: celle-ci est un principe immédiat; au contraire, la matière colorante connue sous le nom de purpurine, et que M. Émile Kopp a appris à préparer dans un état de grande pureté (1), cette matière colorante est composée de quatre autres que MM. Schutzenberger et Schiffert ont pu isoler en n'employant, bien entendu, que des dissolvants incapables d'altérer les matières, tels que la benzine, l'alcool, l'eau.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> En traitant la garance d'Alsace fraîche et grossièrement moulue par de l'eau chargée d'acide sulfureux, le liquide, filtré et chauffé à 60°, laisse déposer la purpurine à l'état de flocons rouges, lesquels, lavés et séchés, constituent le produit commercial.

L'alizarine ne se sépare que plus tard en mélange avec une matière verte, lorsqu'on porte l'eau mère de la purpurine, à 100° après addition d'acide chlorhydrique.

Le procédé de M. E. Kopp est exploité industriellement par MM. Schaaff et Lauth, de Strasbourg; à la dernière exposition de Londres, il a été, pour son auteur, l'objet d'une récompense exceptionnelle et bien méritée.

Pour les détails de ces intérématites réchérches, hous dévois renvoyet au Balletin de la Société de Mulhouse. On y verta que les matières colorantes de la garance d'Alsace contenues dans la purpurine de M. Kopp, forment un groupe naturel, dont voici la composition:

| Matière jaune, isomère de l'alizarine     | C#0 H13 O13 |
|-------------------------------------------|-------------|
| Purpurine ou oxyalizarine                 | Cap His Qie |
| Bloxyalizaline entore inconnue            | Cap Hip Qie |
| Trioxyalizarine ou pseudopurpurinte:      | Cro H13 O19 |
| Hydrate d'dxyalizarine (matière orange) : | Gro Hre Ore |

En y joignant l'alizarine et la matière verte qui se précipite avec elle, et dont la composition n'est pas encore connue, on peut élever à six le nombre des matières colorantes que renferme la garance d'Alsace.

Les produits qui dominent dans la purpurine Kopp sont les deux rouges, surtout la pseudo purpurine; vient ensuite le rouge orange, et enfin la matière jaune qui n'entre que pour quelques décigrammes dans 200 grammes de purpurine.

Sur la racine de pissentit; par M. Vogl, (1), — D'après M. Vogl, la substance intracellulaire de la racine de taraxac. offic. se compose, en majeure partie, de pectose que l'on trouve également dans les fruits verts. Cette substance n'y est pas à titre de sécrétion, au contraire elle est un produit de métamorphose provenant de la substance qui constitue la membrane des cellules. Cette métamorphose se produit de dehors en dedans.

Les vaisseaux lactifères sont en relation avec cette métamorphose. Ils sont très-nombreux dans cette facine qu'ils enveloppent d'un réseau très-fin; c'est aux dépens de la cellulosé de certains de ces vaisseaux que la pectose se forme selon l'auteur; il va sans dire que ce botaniste ne prétend pas que c'est aussi la pectose qui donne au suc de cette racine son apparence laiteuse.

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XCI, p. 16.

sur le curve nauf; par M. Asel, (1). — Le suivre natif que l'on trouve maintenant en masses considérables dans le sol est parfois bien plus pur que ne l'est celui du commerce; de ce nombre, un métal originaire du Chili et connu sous le nom de charqui. Il ne renferme que des traces de bismuth, d'antimoine, d'arsenie, d'or, d'étain et de plomb.

Du culvre de Minesota (lac supérieur) ne contenait que 0,56 pour 100 d'argent. Toutefois il 9 avait des cavités et des géodes, tapissées d'un silicate en petits oristaux ainsi que des dendrites d'argent métallique.

Un autre échantillon de même provenance était traversé d'une veine d'argent métallique et, comme le précédent, triblé de cavités couvertes de petité cristaux d'un minéral silicaté. Le métal lui-même ne contenait que des traces de plemb ainsi que 0,002 pour 100 d'argent.

Du ouvre de l'Oural, exposé en 1862 sons le titre de ouvre de Sibérie, offrait une structure assez semblable à un rayon de miel. Les cellules hexagonales contenaient du calcaire ferrugineux coloré par du cuivre carbonaté; çà et là aussi l'on trouvait du protoxyde de cuivre ainsi que du sulfate de bargie. L'amilyse y a constaté :

|    |   |   |   |   |  |   |  | 0,034   | pour | 100 |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---------|------|-----|
| Bi | • | • | • | • |  | • |  | 0,011   | -    |     |
| Æs |   |   |   |   |  | • |  | 1,28    |      |     |
|    |   |   |   |   |  |   |  | traces. |      |     |

Sur le pouvoir dissolvant de l'hyposulfite de soude; par M. FIELD (2). — Sur un dissolvant des sulfates de baryte et de strontiane. — Sulfate de plomb. La solubilité de ce sel dans l'hyposulfite de soude a été précédemment constatée (ce journal, t. XXXV, p. 317). L'azotate de plomb ne trouble pas une dissolution de sulfate de soude contenant de l'hyposulfite, mais quand on chausse le liquide, it se dépose du sulfaté de plomb.

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XCI, p. 47.

<sup>(2)</sup> Journ. fur prakt. Chem., t. XCL, p. 60.

Le chromate de plomb est insoluble dans l'hyposulfite; toutefois ce dernier ne saurait servir à séparer ce chromate d'avec le sulfate de plomb, à cause d'une décomposition partielle que le premier éprouve, décomposition qui donne lieu à une certaine proportion de chromate alcalin.

L'iodure de plomb se dissout presque instantanément en formant un liquide incolore. Se comportent de même l'hydrate d'oxyde de cuivre ainsi que le biiodure de mercure. Cependant, à chaud, une dissolution de ce dernier abandonne une poudre rouge plus ou moins foncée qui ne contient que du soufre et du mercure.

Le protoxyde de cuivre hydraté se dissout également à froid, mais il se sépare partiellement à chaud.

Le sulfate de chaux est bien plus soluble que dans l'eau pure. L'oxalate et le carbonate de chaux, le carbonate de plomb, les sulfates de baryte et de strontiane (1) sont complétement insolubles dans une dissolution d'hyposulfite de soude.

sur l'acide camphorique et quelques camphorates; par M. Kenper (2). — L'auteur n'a pas pu obtenir de camphorates acides avec les métaux alcalins. Le camphorate neutre de potasse, préparé par neutralisation directe, cristallise difficilement dans sa dissolution même sirupeuse; ce sont des vésicules déliquescentes, très-solubles dans l'eau et dans l'alcool.

Le sel de soude cristallise mal, celui de lithine demeure amorphe.

Le sel de magnésie se présente à divers états d'hydratation; celui à 15 HO cristallise en tables efflorescentes, perdant toute

<sup>(1)</sup> Au sujet de la solubilité en général du sulfate de baryte et de celui de strontiane, j'emploie un moyen bien simple pour constater leur solubilité dans l'acide sulfurique concentré et leur insolubilité dans l'acide étendu. Ce moyen consiste à projeter dans le premier, quelques cristaux de chlorure de barium ou de strontium; ils ne tardent pas à disparaître sans troubler la limpidité de l'acide sulfurique employé, mais le précipité se forme aussitôt qu'on ajoute de l'eau.

J. N.

<sup>(2)</sup> Archiv. der Pharm., t. CX, p. 106 et t. CXVII, p. 23.

leur eau vers 120 degrés; il est soluble dans 2,5 parties d'eau à 20 degrés.

Avec la chaux, l'acide camphorique forme un sel neutre et un sel acide. Ce dernier se produit de préférence lorsqu'on neutralise de l'acide camphorique par du carbonate de chaux; il contient 7 équivalents d'eau et se présente en croûtes cristallines, solubles dans 17 parties d'eau.

Il en est des camphorates de baryte comme de ceux de chaux. Par l'acide et le carbonate de baryte hydraté, il se produit un bicamphorate cristallisable en petits prismes groupés, solubles dans 50 parties d'eau bouillante et 130 parties d'eau froide.

Ces deux bisels perdent par sublimation une partie de leur

Pour obtenir les camphorates neutres de chaux et de baryte, il faut neutraliser avec l'oxyde et non pas avec le carbonate. Cela est surtout vrai du sel de baryte. Par l'évaporation spontanée, il cristallise en wawellites.

Les camphorates de zinc et d'urane sont des précipités amorphes.

M. Kemper a aussi déterminé le point de fusion de l'acide camphorique. Sans arriver à un résultat constant en se servant de diverses méthodes, il a reconnu que ce point de fusion est situé entre 165° et 172° (non corrigé) ainsi:

Enduisant le réservoir d'un thermomètre, l'acide camphorique fond à 165-166°;

Enfermé dans des boules de verre chauffées à 180° il est en pleine fusion; la congélation commence à 155-150°;

Dans un creuset de platine ouvert, il commence à fondre à 172°. C.

Bain pour cuivrer le zinc par simple immersion; par M. Ludersdorff (1). — Même sujet par M. Bacco (2). — On prend:

| Crème de tartre pure et pulvérisée 12 part. | 500 gr.  |
|---------------------------------------------|----------|
| Carbonate de cuivre                         | 41 —     |
| Eau distillée                               | ı litre. |

<sup>(1)</sup> Polyt. Journ., t. CXXI, p. 127.

<sup>(2)</sup> Ibid., t. CLIV, p. 157.

On maintient à 72° C. jusqu'à ce que toute effervescence ait cessé et que le carbonate soit dissous, puis on achève de neutraliser au moyen de craie molle dont il faut environ 3 1/2 parties. On obtient ainsi un liquide bleu contenant du tartrate de cuivre et du tartrate de potasse, ainsi qu'un dépôt de tartrate de chaux; après avoir filtré, on lave le dépôt avec un peu d'eau, dont la proportion ne doit pas dépasser 48 parties.

Le liquide obtenu est d'un beau bleu, quoique ne contenant

pas au delà de 7 pour 100 d'oxyde de cuivre.

Maintenant, pour cuivrer des objets en zine, il suffit d'y faire plonger ceux-ci après les avoir bien décapés.

Si ces objets ont été, au préalable, légèrement étamés, le cuivrage n'en réussit que mieux, et le dépôt se forme plus facilement.

On arrive au même but par voie de friction, après avoir réduit le liquide en bouillie claire au moyen de la craie molle et du sable fin.

Nous devons ajouter que la couche de cuivre ainsi déposée n'est pas épaisse et qu'elle résiste peu au frottement; elle se salit même promptement au contact des doigts.

Ce dépôt de cuivre n'a donc de valeur qu'autant qu'il est destiné à recevoir ultérieurement une couche d'or ou d'argent. Tel est encore le cas de la couche cuivreuse obtenue par le procédé de M. Bacco, qui repose sur l'emploi des cyanures. Une dissolution saturée de sulfate de cuivre est traitée par une dissolution de cyanure de potassium en Q. S., pour redissoudre le précipité primitivement formé. On ajoute ensuite 1/5 ou 1/10 de son volume d'ammoniaque, puis de l'eau pour obtenir un liquide marquant 8° à l'aréomètre Baumé.

Le zinc bien décapé à l'acide ehlorhydrique et au sable fin, est introduit dans ce bain, où on le laisse vingt-quatre heures; après quoi on le retire, on le lave et on l'essuie; la couche de cuivre est très-brillante et adhère fortement, de façon à résister même au brunissoir. On peut augmenter son épaisseur en faisant intervenir après coup un courant galvanique.

Ce mode opératoire s'applique également au laitonnage, avec cette différence qu'au lieu de prendre du sulfate de cuivre on emploie parties égales de celui-ci et de sulfate de zinc. Dans ces proportions, on obtient une couche de couleur tombac; pour avoir la couleur du laiton, il faut se servir de 2 parties de sulfate de zinc pour une de cuivre (1).

Sur la narcéine; par M. Hesse (2). — Aux faits que l'on connaît dejà à l'égard de cet alcaloïde de l'opium, M. Hesse ajoute les suivants:

A 145°, 2 C., la narcéine entre en fusion et jaunit légèrement; par le refroidissement, le liquide se concrète. A une température plus élevée, elle émet des vapeurs alcalines à odeur de saumure et prend une couleur brune. Elle cède alors à l'eau un peu d'une substance qui lui communique une couleur bleue assez durable et que l'éther ne peut d'ailleurs pas dissoudre.

Soluble dans l'eau bouillante, dans l'alcool et dans l'acide acétique faible mais chaud, la narcéine exige à 13° C., 1,285 parties d'eau pour se dissoudre, 945 part. d'alcool à 80° C. et 800 d'acide acétique étendu. Chauffée avec de l'acide sulfurique concentré, elle devient noire et pas verte comme on l'a assuré.

A l'ébullition, la narcéine se dissout aisément dans l'acide sulfurique étendu, et cristallise ensuite à l'état de sulfate. Ce sont des prismes qui s'altèrent peu à peu en présence de l'eau froide, en abandonnant de l'acide sulfurique. Cette altération est instantanée quand on fait intervenir la chaleur.

Le picrate se forme directement; c'est une matière jaune, huileuse, soluble dans l'eau chaude.

Le tannate constitue des flocons gris, médiocrement solubles dans l'eau.

<sup>(1)</sup> Sous le rapport sanitaire, ces derniers procédés ne valent pas le précédent, à cause du dégagement d'acide cyanhydrique auquel ils donnent naissance; d'un autre coté ils demandent un séjour de vingtquatre heures dans le bain, tandis que dans le procédé Ludersdorff, le cuivrage se fait presque instantanément, surtout quand on opère par friction avec de la craie molle délayée dans le bain.

J. N.

<sup>(2)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXIX, p. 2500

Le bi-chlorure de mercure en dissolution concentrée forme avec les dissolutions de chlorhydrate de narcéine un précipité oléagineux qui devient ensuite cristallin. Ce sont des prismes raccourcis qui paraissent insolubles dans l'acide sulfurique concentré, mais un peu solubles dans l'acide chlorhydrique, ainsi que dans l'eau bouillante.

Avec le bichlorure de platine, le chlorhydrate de narcéine en dissolution concentrée et acidulée, donne un précipité qui ne tarde pas à devenir cristallin. C'est le chlorure double; il contient 2 équivalents d'eau qui s'échappent à 110° C.

Il existe aussi un chlorure double d'or et de narcéine; soluble dans l'eau bouillante, il se sépare par refroidissement. Toutefois, à la suite d'une ébullition prolongée, il se décompose en abandonnant de l'or métallique.

Les résultats analytiques obtenus par l'auteur confirment la formule C<sup>16</sup> H<sup>29</sup> Az O<sup>18</sup> précédemment trouvée par M. Andèrson.

Sur la conservation du chloroforme, par M. Weppen (1). — Même sujet; par M. Boettger (2). — On sait que le chloroforme s'altère au soleil et que, dans ces conditions, il suffit de peu de temps pour qu'il contienne de l'acide chlorhydrique et contracte aussi, une odeur de chlore très-reconnaissable. Tout cela n'arrive pas quand le liquide est maintenu dans l'obscurité.

Lorsque le chloroforme a été altéré par l'exposition à la lumière, M. Boettger dit qu'on peut le purifier facilement en l'agitant avec quelques fragments de soude caustique. Il devient alors de nouveau propre à servir aux inhalations; il peut même être conservé indéfiniment à la lumière diffuse, du moment qu'il est en présence de quelques morceaux de soude caustique.

J. NICKLES.

<sup>(1)</sup> Archiv der Pharmacie, t. CLXVI, p. 145.

<sup>(2)</sup> Polyt. Notisblatt, t. XIX, p. 31.

### Observations de Chimie pratique.

Nouvelles recherches sur l'acide cyanhydrique.

#### TROISIÈME PARTIE.

Par MM. Bussy et Buigner.

Mémoire lu à l'Académie des sciences, dans les séances du 2 et du 9 mai 1864.

Dans notre précédent travail (Journal de pharmacie et de chimie, t. XLV, p. 289), nous avons fait connaître un moyen simple à l'aide duquel on peut, sans rien changer aux dispositions générales du procédé de Gay-Lussac, obtenir très-facilement et à l'état anhydre les 95 centièmes de la quantité d'acide cyanhydrique indiqué par la théorie. Nos observations nous ayant révélé une action spéciale entre cet acide et le sublimé corrosif, nous avons désiré compléter cette étude par des expériences plus précises, et nous avons dû examiner successivement l'action que l'acide cyanhydrique exerce sur l'eau et sur un grand nombre de composés. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, et dont l'exposition fait l'objet du présent mémoire, nous ont paru d'un intérêt assez général dans l'histoire de l'acide cyanhydrique pour mériter de fixer l'attention des chimistes.

# § Ier. Action de l'eau.

L'acide cyanhydrique et l'eau sont miscibles en toute proportion. L'action qui s'exerce entre les deux liquides paraît être une simple affinité de solution; car on ne remarque aucun phénomène apparent, aucun changement chimique qui dénote une combinaison entre les deux substances. Toutefois, cette affinité de solution est assez énergique, au moins si on la mesure par la dépression qu'elle occasionne dans la force élastique de la vapeur du mélange.

Pour fixer nos idées sur ce point, nous avons formé trois baromètres exactement purgés d'air. Nous avons introduit dans le premier de l'acide cyanhydrique anhydre, dans le second de l'eau distillée bouillie, et dans le troisième un mélange à poids

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° SERIE. T. XLV. (Mai 1864.)

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

égaux de ces deux liquides. Les trois tubes ayant pris exactement la température de l'enceinte, nous avons déterminé les tensions de vapeurs par la méthode ordinaire, et nous avons obtenu les déterminations suivantes pour la température de 13°,25:

| mm.                              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Acide cyanhydrique anhydre 472,0 |              |
| Eau distillée 11,4               |              |
| Sommes des tensions isolées      | mm.<br>483,4 |
| Différence                       | 120,1        |

L'examen de ces résultats montre que, lorsqu'en sait un mélange à poids égaux d'acide cyanhydrique et d'eau, l'affinité qui se développe entre les deux liquides sait perdre à la vapeur du mélange les 27 centièmes environ de la force élastique qu'elle devrait avoir à la température de 13°25. Il semble, d'après cela, que s'il survient un mouvement thermométrique au moment du mélange, ce mouvement doive se traduire par une élévation de température. Les expériences qui vont suivre montrest que c'est précisément le contraire qui a lieu.

Changement de température. — Lorsqu'on fait un mélanges d'eau et d'acide cyanhydrique anhydre, il se produit un abaissement de température qui varievavec les proportions d'eau et d'acide mises en expérience. Si l'on preud les deux liquides seus le même poids, et si l'on opère dans un tube en verre mince, sur 3 ou 4 centimètres cubes seulement de mélange, on voit alors l'extérieur du tube se recouvrir d'une couchie de rosée provenant de la condensation de l'humidité atmosphérique.

Il nous a parmintéressant de rechercher à quelles proportions relatives des deux liquides correspondait le maximum de froid. Nous avons pris, à cet éffet, deux petits tubes d'essai de Léveut. cub. environ de capacité, munis chacun d'un bonchouchon de liége traversé par un thermomètre très sons ble. Dans un des tubes nous avons pesé un équivalent d'acide cysplaydrique mon hydre, en dans l'autre de nombre d'équivalents d'eau épreunéus vandious faire intervenir dans l'expérience. Les deux tabes étant bien bonchés, nous les avons placés dans une même enesiste; ettmous les y avons maintenus jusqu'il so que les deux thèrmes ettmous les y avons maintenus jusqu'il so que les deux thèrmes.

maines, qui étaient bien comparables, en aient pris exactement la température t

A ce moment, nous avons versé l'eau dans l'acide eyanhydriques nous avons houché immédiatement le tube, et, après
avoir agité le mélange, nous avons suivi avec attention la
marche descendante du thermomètre. Nous avons noté la température t' indiquée par ce thermomètre, lorsque le mercure est
arrivé au plus has de sa course. L'abaissement de température,
pour chaque cas particulier, nous a été donné par la différence
t—t'.

Notre but étant d'avoir des résultats aussi comparables que possible, nous avons cherché à diminuer l'influence du verre en opérant toujours sur une même masse de mélange = 12 gram. Nous avons calculé, en conséquence, les proportions relatives d'acide cyanhydrique et d'eau qu'il convenait de mettre en rapport pour chaque expérience. Voici maintenant le détail de ces expériences:

```
Acide cyanhydrique. . . .
                                     ı équivalent.
                         9,00
        t = + 14^{\circ}
Acide cyanhydrique. . . .
                                     ı équivalent.
Eau.
                                     1 équiv. 1/2.
    " r=+ ib"
                          t' = +5^{\circ}.
Acide cyanhydrique . . .
                         7,20
                                      1 équivalent.
                                     2 équivalents.
                            t'= + 4°,75.
Acide evanlivarique. . . 6,54
                                     ı équivalent.
Eau. . . . . . . . . . . 5,46
                                     2 équiv. 1/2.
        t=+ 140
                             t' = +4^{\circ},75.
Acide cyanhydrique . . . 6,00
                                     1 équivalent.
Est. . . . . . . . . . 6.00
                                     3 équivalents.
       18 mm 4. Me
                             e= 44.25.
Acide cyanhydrique. . . 5,54
                                     ı égufivalent.
Deu. . . . . . . . . . 6.46
                                     3 équáv. 1/2.
                             e-+ 50,75.
       ****
Acide cyanhydrique. . . 5,14
                                      ı equivalent.
   4 equivalents.
        ATT - 14"
                           * * * 61,25.
```

Dans toutes ces expériences, la température l'a été atteinte dans un intervalle de temps très-court. Aussi avons-nous eu le soin de faire les observations avec assez de rapidité pour ne pas laisser au thermomètre le temps de remonter après avoir atteint son maximum d'abaissement. Le tableau suivant présente le résumé des résultats fournis:

| Acido<br>cy anhy drigue. | Eau.          | Température<br>initiale<br>des deux liquides,<br>É | Température<br>minimum<br>du mélange.<br>t' | Abalmoment<br>do<br>température.<br>t—l' |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          |               | •                                                  | •                                           | •                                        |
| 1 équivalent             | ı équivalent  | 14                                                 | 5,5o                                        | 8,5o                                     |
| , <del>-</del>           | 1 équiv. 1/2  | 14                                                 | 5,00                                        | 9,00                                     |
|                          | 2 équivalents | 14                                                 | 4,75                                        | 9,25                                     |
|                          | 2 équiv. 1/2  | 14                                                 | 4,75                                        | 9,25                                     |
|                          | 3 equivalents | 14                                                 | 4,25                                        | 9,75                                     |
| _                        | 3 équiv 1/2   | 14                                                 | 5,75                                        | 8,25                                     |
| _                        | 4 équivalents | 14                                                 | 6,25                                        | 7,75                                     |

On voit d'abord, à l'inspection de ces nombres, que l'abaissement de température qui résulte du simple mélange de l'acide cyanhydrique et de l'eau est assez considérable, puisque, dans les conditions où nous avons opéré, il n'a jamais été inférieur à 7°,75.

On voit de plus qu'il y a un abaissement maximun correspondant au mélange formé par trois équivalents d'eau pour un seul équivalent d'acide cyanhydrique. Et il est à remarquer que ce mélange est précisément celui qui résulte d'un poids égal de chacun des deux liquides; car un équivalent d'acide cyanhydrique, H Cy = 27, et trois équivalents d'eau, 3 HO = 27.

Enfin si, avec les données qui précèdent, on cherche à construire la courbe qui représente, dans leur continuité, les abaissements de température correspondant aux divers mélanges, on remarque qu'elle offre, à l'endroit du maximum, un point très-accusé, comme si ce maximum lui-même se trouvait lié à un changement brusque dans la constitution du mélange. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène assez singulier par lui-même qu'un pareil abaissement de température résultant du mélange de deux corps qui ont entre eux une affinité

de solution très-maniseste, et qui n'éprouvent, dans leur contact mutuel, aucun changement d'état apparent.

Changement de volume.—L'abaissement de température, auquel donne lieu le mélange de l'acide cyanhydrique et de l'eau, portait naturellement à penser qu'il devait y avoir une augmentation de volume corrélative à cet abaissement. Mais en cherchant à vérifier le fait par expérience, nous n'avons pas été peu surpris de voir qu'il y avait, au contraire, une contraction considérable, contraction qui offre même cela de remarquable qu'elle semble croître et diminuer proportionnellement avec l'abaissement de température.

Pour mesurer cette contraction dans les divers mélanges d'acide cyanhydrique et d'eau, nous avons fait usage d'un petit vase en forme de thermomètre, dont la boule avait été jaugée avec le plus grand soin, et dont le tube, gradué en dixièmes de centimètre cube, avait ses divisions assez espacées pour permettre d'apprécier des fractions de volume excessivement petites. Le diamètre de ce tube était, toutefois, assez large pour que le mélange des deux liquides pût s'y faire exactement. L'extrémité supérieure du tube était fermée par un bon bouchon à l'émeri.

Au moment de faire une expérience, les deux liquides étant exactement à la même température, nous pesions dans l'appareil, et avec la précision du miltigramme, un équivalent d'acide cyanhydrique anhydre, soit 6 grammes; nous notions le volume v indiqué par les divisions du tube; nous pesions ensuite dans le même tube 2, 4 ou 6 grammes d'eau, suivant que nous voulions introduire dans l'appareil un, deux ou trois équivalents d'eau. Le volume v'occupé par cette eau était calculé d'après sa densité bien connue pour la température de l'expérience. En l'ajoutant au précédent, nous avions le volume théorique totat v + v' correspondant au cas où nulle contraction n'eût existé.

Nous agitions alors parsaitement le mélange; puis, lorsqu'il avait repris la température initiale, nous nous assurions par la balance qu'il n'avait rien perdu de son poids, et nous notions le volume total v'' fourni par l'expérience. La diminution de volume, pour chaque cas particulier, était évidemment donnée

par la formule v + v' - v''. En la rapportant au volume théqrique total v + v'. on avait la fraction le rapport de la diminution de volume au volume total théorique, ou la contraction. C'est ainsi que nous avons obtenu les déterminations suivantes: Acide cvanhydrique. . 5.540 7.88 ı éguiy. 1.817 1.85 ı équiv. Diminution de volume = 0.32 Contraction rapportée au volume théorique = 1/30,4 = 3,48 p. 100 6 Acide cvanhydrique. 5,008 7,23 ı éguiv. - 1 Bass. 2.540 2.55 1 équiv. 1/2 Diminution de volume = 0.53 Contraction rapportée au volume théorique = 1/18,5 = 5 éte p. 100 · Acide combydrique. 5.535 7,00 ı égniv. Alberta a service a 3.702 3.70 2 écuit. Diminution de velume = 0.70 Contraction rapportée au volume théorique = 1/16.5=6.03 p. 100 Acide cyanhydrique. . 3.015 T égaiv. 5.57 Eau. . . . . . . . . . 3.262 3.26 2 équiv. 1/2 ' Diminution de volume = 0.54 Contraction rapportée au volume théorique = 1/16.3 = 6.11 p. 100 Acide cyanhydrique. . ı égniv. 4.205 6.13 4.205 4.30 3 éaniv. Diminution de volume = 0,65 Contraction rapportée au volume théorique = 1/16 = 6.23 p. 100 r éguiv. Acide cyanhydrique. . 4,697 6.65 5,479 5,48 3 équiv. 1/2 Diminution de volume = 0.65 . Ontraction rapporter as volume theory we am 1/18,6 mm 5,35 p. 100 Acide cyanhydrique. . ı éguiv. 4.187 5.04 5,582 5,58 4 équiv. Diminution de volume = 0,54 Contraction rapporter au volume théorique - 1/213 = 4.68p. 100

Les résultats de ces diverses expériences se trouvent résumés

| , Acide<br>cyanbydrique<br>ta <b>nitytis.</b> | Eau            | Goudragiign .<br>' exprimée en centièmes<br>dix volume diéorique dutal : |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ıı dquivalent.                                | v équivalent   | 3,28 pour 200                                                            |  |  |
| -                                             | (1. éguiv. 1/2 | 544 -                                                                    |  |  |
| _                                             | a équivalents  | 6.03. —                                                                  |  |  |
| _                                             | 2 équiv. 1/2   | 6,11 -                                                                   |  |  |
| _                                             | 3 équivalents  | 6,23 —                                                                   |  |  |
| ٠                                             | 3 équiv. 1/2   | 5,35 —                                                                   |  |  |
|                                               | 4 équivalents  | 4,68                                                                     |  |  |

Il suit de là que, non-seulement il y a contraction de volume dans le mélange de l'acide cyanhydrique et de l'eau, mais que cette contraction est considérable, puisque, dans nos expériences, elle a constamment surpassé les trois centièmes du volume total des deux liquides, et que, dans plusieurs cas, elle a excédé les six centièmes de ce volume.

Si l'on représente par une courbe les résultats numériques du précédent tableau, on reconnaît facilement que cette courbe. offre, comme celle des abaissements de température, un point singulier. un maximum correspondant, comme dans la première, au mélange formé par un équivalent d'acide anhydre pour trois équivalents d'eau. Cette singulière coincidence de la contraction du volume et de l'abaissement de la température, sans. changement d'état apparent, est en opposition avec l'observation générale qui montre que toute contraction de volume est accompagnée d'une élévation de température, de même que toute dilatation donne lieu à une production de froid. Il y a donc lieu de supposer que cette anomalie dépend d'une modification dans l'état moléculaire de l'acide cyanhydrique; cette supposition devient surtout très-probable, lorsqu'on songe à l'excessive mobilité, et à l'instabilité générale des composés exaniques. Mais quelque persévéranca: que nous ayions miser à diriger una recherches de ce côté, nous n'avons pu trouver, ni dans les réactions chimiques, ni dans l'examen des propriétés physiques, aucune indication spéciale propre à caractériser cette modification, c'est-à-dire à exprimer la différence qui peut exister entre l'acide anhydre et l'acide hydraté à trois équivalents d'ean.

Action sur la lumière polarisée. - L'acida equihydrique

anhydre n'a pas de pouvoir rotatoire, et il en est de même des solutions aqueuses de cet acide. Nous avons opéré avec l'appareil de Biot, en employant un tube de trois décimètres de longueur, et, quoique placés dans les conditions les plus favorables, nous n'avons pu constater la plus légère déviation dans le plan du rayon de lumière polarisée.

Indices de réfraction. — La mesure des indices de réfraction ne nous a pas donné des résultats plus satisfaisants quant à l'existence du changement moléculaire que nous avions en vue de constater; mais elle a fourni du moins un contrôle précieux du mouvement de contraction qui se produit entre l'acide cyanhydrique et l'eau; comme ces données nouvelles ne sont pas sans intérêt pour l'histoire de l'acide cyanhydrique, il nous a paru utile de les consigner ici.

L'appareil dont nous nous sommes servis pour la détermination de ces mesures est le goniomètre de M. Babinet, auquel nous avons appliqué le procédé de la déviation minimum. Nous avons déterminé d'abord, et avec beaucoup de soin l'angle réfringent g du prisme à liquide; puis, à l'aide d'une lampe à alcool salé, employée comme source de lumière, nous avons déterminé avec la même précision, l'angle de déviation minimum d pour le liquide mis en expérience, et pour la raie D du spectre formé. L'indice de réfraction n, a été calculé d'après la formule ordinaire:

$$n = \frac{\sin \frac{d+g}{2}}{\sin \frac{g}{2}}.$$

Dans toutes les expériences, la température a été la même et égale à + 17°. Voici maintenant les résultats obtenus, tant avec les deux liquides isolés, qu'avec leurs mélanges formés dans les mêmes proportions que précédemment :

| Nature '                   | Indice de réfraction |
|----------------------------|----------------------|
| des liquides               | pour la raie D       |
| mis en expérience.         | à + 17°.             |
| Acide cyanhydrique anhydre | 1,263                |
| Eau distillée              | 1,331                |

| 1 | équivalent d'acide et | ı équivalen  | t d'eau | 1,282 |
|---|-----------------------|--------------|---------|-------|
|   | <del>-</del> .        | 1 équiy. 1/2 | -       | 1,291 |
|   |                       | 2 équiv.     |         | 1,297 |
|   | _                     | 2 équiv. 1/2 | _       | 1,301 |
|   | _                     | 3 équiv.     | _       | 1,306 |
|   | · _``                 | 3 équiv. 1/2 |         | 1,307 |
|   | _                     | 4 équiv.     | _       | 1.308 |

L'examen de ces résultats conduit aux deux conséquences suivantes, savoir :

1° Que l'indice de réfraction de l'acide cyanhydrique anhydre est beaucoup plus faible que celui de l'eau, pour la même température, et pour la même raie du spectre;

2° Que l'indice de réfraction augmente dans le mélange de ces deux liquides, à mesure que la proportion d'eau y devient plus considérable.

Mais ce serait se tromper que de croire qu'il existe une relation régulière entre l'indice de réfraction de chaque mélange et la proportion d'ean qui s'y trouve contenue. En calculant ce qu'on peut appeler l'indice théorique des divers mélanges, c'est-à-dire l'indice que chacun d'eux présenterait s'il ne survenait aucun changement, ni dans la température, ni dans le volume, ni dans l'état moléculaire des liquides mélangés, on obtient des nombres qui diffèrent sensiblement de ceux que fournit l'expérience. La comparaison de ces nombres se trouve établie dans le tableau suivant:

|                | ature des liquides<br>mis en expérience. | Indices<br>fournis par<br>l'expérience. | Indices<br>théoriques. | Différences. |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|
| ı équiv. d     | acide et 1 équiv. d'eau                  | 1,282                                   | 1,280                  | 0,002        |
| -              | 1 éq. 1/2 —                              | 1,291                                   | 1,285                  | 0,006*       |
| ` <del>_</del> | 2 equiv. —                               | 1,297                                   | 1,290                  | 0,007        |
| _              | 2 éq. 1/2 —                              | 1,301                                   | 1,294                  | 0,007        |
|                | 3 ėquiv. —                               | 1,306                                   | 1,297                  | 0,009        |
|                | 3 éq. 1/2 —                              | 1,307                                   | 1.300                  | 0,007        |
| -              | 4 équiv. —                               | 1,308                                   | 1,302                  | 0,006        |

On voit, par ce second tableau que, si en effet l'indice de réfraction augmente à mesure que le mélange devient plus riche en eau, il n'augmente pas cependant d'une façon régulière et proportionnelle à la quantité de cette eau. La différence entre les indices théoriques et les indices fournis par l'expérience varie selon la proportion relative des deux liquides, et c'est encore le mélange formé par trois équivalents d'eau pour un équivalent d'acide cyanhydrique qui présente le maximum d'écart. Ce résultat est la conséquence nécessaire de celui que nous avons observé sur les changements de volume, puisqu'on sait qu'il existe une relation entre la densité d'un milieu et la faculté qu'il a de réfracter plus ou moins le rayon de lumière. Mais on ne remarque, dans la succession des nombres qui expriment les indices de réfraction des divers mélanges, aucune variation brusque, aucune modification assez nettement accusée pour révéler le changement moléculaire que paraît éprouver l'acide cyanhydrique anhydre dans son contact avec l'eau.

Tensions de vapeurs. — L'acide cyanhydrique est si volatil, et la tension de sa vapeur est si considérable aux températures ordinaires, que nous avons pensé pouvoir tirer quelque lumière de la mesure comparée des forces élastiques fournies par la vapeur de ses divers mélanges avec l'eau.

Nous avons suivi, pour ces déterminations, le procédé ordinaire qui consiste à porter dans un tube barométrique bien purgé d'air une petite quantité du liquide à expérimenter, à attendre qu'il ait pris exactement la température t de l'enceinte, et à mesurer comparativement la pression H donnée par un bon baromètre de Fortin, et la hauteur h de la colonne mercurielle qui se trouve suspendue dans le baromètre à vapeur. La force élastique f pour la température t est donnée par la formule f = H - h.

Nous supprimons tous les détails d'expériences, pour ne présenter que les résultats. La température de l'enceinte a été de 1325:

> mis en expérience. exprimée en millimètres de merc Acide cyanhydrique anhydre. .... 472,00 Eau distillée. . . . . . . . . . . . . . . . 12,43

Nature des liquides

1 équivalent d'acide et 1 équivalent d'eau 386,8
— 1 équiv. 1/2 — 367,2
— 2 équivalents — 363,7
— 2 équiv. 1/2 — 368,8

Tension de vapeur

|   | 3 équivalents - | 354,3   |
|---|-----------------|---------|
| - | 3 équiv. 1/2 —  | 345,2   |
| - | 4 équivalents - | 11347,2 |

Ainsi la tension de vapeur de l'acide cyanhydrique s'affaiblit considérablement par le contact de la vapeur d'eau. Si aucune affinité de solution n'existait entre les deux liquides, tous les mélanges devraient avoir la même tension de vapeur, et cette tension devrait être égale à la somme des tensions isolées, c'est-à-dire à 483 mm, 43. Il n'est pas sans intérêt de rapporter à cette valeur théorique chacun des nombres fournis par l'expérience. On obtient alors le tableau suivant qui exprime la tension de vapeur de chaque mélange, en centièmes de la tension théorique totale, ou de la somme des tensions isolées.

| ı égnivalent d'acie | de et 1 équivalent d'eau. | 80,0 p. 0/9      |
|---------------------|---------------------------|------------------|
| -                   | 1 équiv. 1/2 —            | 75,9             |
|                     | 2 ėquivalents —           | 75,1 —           |
|                     | 2 équiv. 1/2 —            | 74.1 -           |
| -                   | 3 équivalents —           | 7 <b>3</b> /3' — |
| -                   | 3:émniv.::1/2             | 72,2             |
|                     | 4 équivalents             | 74s&             |

On voit, d'après sela, que les forces élastiques fournies par l'espésience ne représentent, en moyenne, que les trois quarts environ de celle qui correspondrait au cas théorique où aucune affinité de solution n'existerait entre les deux liquides. Mais le décroissement de cette force élastique, à mesure que la proportion d'eau augmente, est beaucoup trop régulier, pour qu'on puisse en rien conclure relativement à l'existence d'un cliangement moléculaire de l'acide cyanhydrique.

Les faits dont nous allons maintenant aborder l'étude, montreront également l'importance du rôle que l'eau joue dans 'less réactions de l'acide cyanhydrique, sans qu'elle paraisse întervenir autrement qu'en modifiant les propriétés de cet acide.

### § II. Action du bichloruse de mercure.

Lorsqu'on mêle du bichlorure de mercure en poudre impalpable et de l'acide cyanhydrique anhydre, on n'observe aucun phénomène apparent, aucun signe d'affinité appréciable. Le selse maintient à l'état solide dans toute son intégrité; aucun changement ne survient dans la température, et l'acide cyanhydrique bout au même terme exactement que lorsqu'il est seul. Il n'y a donc, en apparence au moins, aucune action entre ces deux substances.

Mais si, au lieu de prendre l'acide cyanhydrique anhydre, on prend l'acide étendu d'une certaine quantité d'eau, on voit se produire, au moment du mélange, des phénomènes curieux et très-dignes d'intérêt. En prenant, par exemple, 3 grammes d'acide cyanhydrique anhydre, 12 grammes d'eau, et 15 grammes de bichlorure de mercure, on voit le sel se dissoudre complétement et instantanément comme le sucre dans l'eau. En même temps, la température s'élève de plus de 15 degrés, circonstance d'autant plus remarquable qu'elle contraste avec le changement d'état du sel qui devrait produire du froid en se dissolvant. Puis le liquide qui, en l'absence du bichlorure, entrait en ébullition à la température de 40°, ne bout plus, après le mélange, qu'à la température de 55°.

Il suit de là qu'en présence de l'eau, l'acide cyanhydrique et le bichlorure de mercure exercent l'un sur l'autre une action énergique qui se révèle ici par la dissolution immédiate du sel, par l'élévation de la température au moment du mélange, et par le retard apporté dans le point d'ébullition du liquide.

Mais quelle est la nature de cette action? Est ce, comme on pourrait le supposer, une action chimique réelle, par suite de laquelle les éléments des deux corps seraient dissociés en tout ou en partie, et combinés dans un ordre nouveau? En un mot y a-t-il formation, en quantité plus ou moins grande, de cyanure de mercure ou de tout autre composé mercuriel? Les expériences suivantes ont été saites en vue de répondre à cette question.

1° Après, avoir introduit dans une petite capsule en verre, 13°,55 de bichlorure de mercure (1 équivalent), 2°,70 d'accide cyanhydrique anhydre (1 équivalent), et 10°,80 d'eau (12 équivalents), nous avons placé la solution limpide résultant de ce mélange et ayant donné lieu aux phénomènes précédemment décrits, sous le récipient de la machine pneumatique, au-dessus d'une seconde capsule contenant de la chaux vive. L'expérience a été faite pendant le mois de février, à une

basse température qui n'a jamais excédé 4 8°. Au hout de trois semaines, le résidu étant parfaitement sec, nous l'avons examiné avec soin, et nous avons reconnu qu'il était constitué par du bichlorure de mercure, sans mélange de cyanure ou d'aucune autre substance. En effet, son poids était de 13º.45 (1). Il était complétement soluble dans l'éther (2). Sa solution aqueuse donnait avec la potasse caustique le même précipité jaune que celui que donne cet alcali avec le sublimé corrosif pur. Enfin, introduit dans un petit tube d'essai avec un poids d'acide chlorhydrique égal au sien, et chauffé légèrement, il ne donnait lieu à aucun dégagement d'acide cyanhydrique. Le produit distillé, recueilli dans de l'eau légèrement alcaline, pe donnait point de bleu de Prusse par l'action successive du sulfate ferroso ferrique et de l'acide chlorhydrique, tandis qu'il sussissit d'ajouter au mélange contenu dans le tube une trace de cyanure de mercure, pour obtenir immédiatement cette réaction caractéristique.

2° Le même mélange d'acide cyanhydrique, de bichlorure de mercure et d'eau, ayant été introduit dans une petite cornue et distillé avec ménagement jusqu'à siccité, nous avons retrouvé dans le produit de la distillation les 98 centièmes de l'acide cyanhydrique introduit dans le mélange.

Ces deux expériences nous paraissent démontrer de la manière la plus évidente que l'affinité qui s'exerce entre le bichlorure de mercure et l'acide cyanhydrique est une pure affinité de solution, et qu'elle ne donne lieu à aucune combinaison chimique définie. Si, en effet, on voulait admettre qu'il s'en produisit une au moment du mélange, il faudrait supposer, en même temps, qu'elle présente assez peu de stabilité pour se dé-

<sup>(1)</sup> Ce chiffre ne représente pas tout à fait le poids du sublimé mis en expérience. La différence doit être attribuée à la projection d'un peu de matière, par suite de l'ébullition brusque du liquide, au moment où l'on a fait le vide.

<sup>(2)</sup> La solubilité complète dans l'éther ne suffirait pas pour prouver l'absence du cyanure de mercure; car ce sel, en présence du sublimé corrosif, forme la combinaison de chlorocyanure Hg Cy Hg Cl, signalée, par M Poggiale (Comptes rendus, XXIII, 765), et nous avons reconnu que cette combinaison se dissont en totalité dans 20 parties d'éther.

traire d'elle-même par le seul fait de la concentration dans le vide, et à une température qui n'excède pas 8 degrés. Ouoi! qu'il en soit, cette action du bichlorure de mercure est împortante à connaître, et nous serons remarquer qu'elle rend miscompre parfaitement exact de ce qui se passe dans la préparation de l'acide evanhydrique anhydre par le procédé de Gay-Lussac. Blle permet en effet de concevoir comment une portion très-considérable de cet acide peut rester captive au sein d'un liquide d'où elle devrait normalement se dégager : comment le hichlorure de mercure peut se trouver dissons dans une quantité d'eau incomparablement plus faible que ceffe qu'Il exige dans les cas ordinaires; comment enfin le sel ammoniac, ajouté aux éléments de la préparation, peut détruire cette affinité spéciale par la formation du sel alembroth, et permettre ainsi d'obtenir la presque totalité de l'acide cyanhydrique indiqué par la théorie.

### 9 M. Action du protochiorura de mercure.

L'affinité de l'acide eyanhydrique pour le bichlorure du maroutre est assez puissante pour déterminer par simple contact, à froid, la transformation du protochlorure de mercure en sublimé carrosif. C'est ce qu'on peut facilament constates en versant sur du protochlorure de mercure, une dissolution aqueuse, d'acide cyanhydrique. Le sel, d'abord blanc, prend immédiatement une couleur grise, due à la précipitation d'une portion du mercure à l'état métallique, et il se forme une quantité, proportionnelle de bichlorure de mercure (1).

La transformation du protochlorure de mercure est remar-

<sup>(1)</sup> Cette s'apérience mons a rappe lé une abservation déjà fort ancienne dans les pharmaties, à saveir que, lorsque d'en ajoute à une sambient d'unundes amères danguetochlorare de moreure, celui-cè prendiume con-leur noirâtre, due à la séparation du mercure métallique, phénomène qui n'a pas lieu, lorsque l'on substitue les apandes douves aux amandes antères. Plusieurs explications plus ou meins satisfaisantes out été données de ce fais, dont M. Mialbe a développé les conséquences (thérapeutiques dans un travail inséré au Journale Pherm., 3º série, (t. CM), p. 218, (1843).

quable en ce qu'elle n'est liée à la production d'aucen composé opanique de ce métal, contrairement à ce qui a été admis jusqu'ici. C'est un simple dédoublement du protochlorure en hichlorure et en mercure métallique, dû à l'affinité de l'acide cyanhydrique pour le sublimé corresif, comme cela a lleu du reste lorsqu'on traite le même protochlosure par l'acide chlor-lipdrique à chaud, ou par certains oblorures alcalins, qui le transforment également et uniquement en bichlorure et en mercure métallique.

Si l'on prend. comme nous l'avons fait, 1 gramme de protochlorure de moroure, et si on le traite à plusieurs reprises par une solution aqueuse d'acide cyanhydrique au 1/10, jusqu'à ce une soe dernier n'enlève plus aucune trace de matière soluble. on trouve que le résidu noir insoluble, qui n'est autre chose que du meroure métallique, desséché dans le tube même où c'est faite l'opération pèse 0st, 42. D'une autre part, les dissolutions cyanhydriques, évaporées à siccité à une très-douce chaleur. laissent un résidu dont le poids est 0<sup>sr</sup>,56, nombre qui s'accorde, comme le précédent, avec le dédoublement théorique correspondant à la formule Hg2 Cl=Hg + Hg Cl. Du reste, ce résidu salin offre tous les correctères du sublimé corrosif pur. Il est entièrement soluble dans l'éther; sa solution aqueuse précipite en jaune par la potasse caustique; il ne donne aucun dégagement d'acide cyanhydrique, larsqu'on le chauffe avec l'acide chlorhydrique dans un tube d'essai. Il n'est donc pas possible d'admettre qu'il se soit formé d'autre combinaison.

Un résultat fort singulier de nos observations, mais qu'il était cependant possible de prévoir d'après ce que nous avons fait connaître précédemment, c'est que, tandis que la dissolution aqueuse de l'acide cyanhydrique exerce une action instantanée si manifeste sur le protocklorure de mercure, l'acide anhydre n'a, au contraire; aucune espèce d'action sur ce sel.

Si l'on place ensemble, dans un petit tube d'essai, 0",1 de protochlorure de mercure et 2 ou 3 centimètres cubes d'acide cyanhydrique pur, rien d'appréciable ne se manifeste, quoiqu'on agite le mélange de manière à établir un contact parfait entre les deux substances. Les choses peuvent rester ainsi pendant des semaines entières saus qu'aucun changement

se produise, surtout si l'on a soin de tenir le mélange à l'abri de la lumière vive. Mais vient-on à ajouter à ce mélange quelques gouttes d'eau, la réaction se produit immédiatement: le protochlorure prend une teinte grise, et l'on retrouve du sublimé corrosif dans la dissolution.

La nécessité de la présence de l'eau pour déterminer les réactions dont nous venons de rendre compte (1), n'est pas sans doute un fait exceptionnel propre à l'acide cyanhydrique, puisqu'on sait qu'il existe un grand nombre de phénomènes chimiques qui ne peuvent s'accomplir qu'en présence de l'eau, sans qu'on puisse expliquer toujours, d'une manière satisfaisante, l'influence que ce liquide exerce. Mais ce qu'il y a de particulièrement remarquable en ce qui concerne l'acide cyanhydrique, c'est que cet acide, qui a besoin d'eau pour agir sur les deux chlorures de mercure, agit à l'état anhydre et avec une très-grande énergie sur certains oxydes métalliques, notamment sur le bioxide de mercure.

### § IV. Action de diverses substances.

L'observation des faits auxquels donne lieu l'action du bichlorure de mercure, nous a conduits à rechercher si d'autres substances ne présenteraient pas des phénomènes analogues, et

<sup>(1)</sup> Ce n'est pas seulement dans l'action de l'acide cyanhydrique sur les deux chlorures de mercure que l'intervention de l'eau est nécessaire. A chaque pas qu'on fait dans l'étude de cet acide, on voit se multiplier les exemples de cette singulière influence de l'eau pour déterminer des réactions auxquelles elle ne paraît pas participer par la nature de ses éléments.

Ainsi, en présence de l'eau, l'acide cyanhydrique se colore presque immédiatement par l'action du chlorure de calcium : à l'état anhydre, au contraire, il peut rester en contact avec ce sel pendant des semaines entières, sans manifester le plus léger symptôme d'altération.

De même, lorsqu'on porte l'acide cyanhydrique aqueux dans le vide du baromètre, on remarque qu'il exerce toujours, au bout d'un temps, plus ou moins long, une certaine action sur le mercure de l'appareil, tandis que nous avons pu conserver de l'acide cyanhydrique anhydre, dans le vide du baromètre, pendant plus de six mois, sans que sa transparence se soit altérée, et sans que la force élastique de sa vapeur ait subi aucune diminution appréciable.

c'est ainsi que nous avons étudié l'action d'un grand nombre de sels, du sucre cristallisé, des acides tartrique et citrique, sur l'acide cyanhydrique en présence de l'eau.

Comme pour le sublimé corrosif, nous aurions pu observer, pour chacune de ces substances, l'action dissolvante particulière du liquide, l'élévation ou l'abaissement de la température au moment du contact, et l'influence exercée sur le point d'ébullition de la dissolution cyanique. Mais, outre qu'une pareille étude eût exigé des quantités considérables d'acide cyanhydrique, elle nous eût entraînés, sans beaucoup de profit pour la science, bien au delà des limites que nous nous étions tracées. Nous avons donc cru devoir nous borner à l'examen du dernier caractère, et encore avons-nous pensé qu'au lieu d'observer le retard apporté dans le point d'ébullition de la solution cyanique, il serait préférable d'étudier l'influence que les sels exercent sur la force élastique de sa vapeur à l'état statique.

Après avoir préparé un mélange d'acide cyanhydrique anhydre et d'eau dans la proportion d'un volume du premier liquide pour quatre volumes du second, nous avons formé plusieurs baromètres parsaitement purgés d'air, et nous avons introduit dans chacun d'eux une même quantité de ce mélange, soit 5 centimètres cubes. Les colonnes mercurielles se trouvant toutes au même niveau, nous avons fait passer successivement dans chacun des tubes un léger excès de la substance dont nous voulions étudier l'action, en évitant, autant que possible, l'introduction de l'air Nous avons agité les tubes à plusieurs reprises asin de saturer les dissolutions, et nous les avons abandonnés à eux-mêmes, pour leur laisser prendre la température de l'enceinte.

En appelant, pour chacun des tubes, h la hauteur de la colonne mercurielle qui s'y trouve suspendue, k la hauteur de la solution saline évaluée en mercure (1), et H la pression ba-

<sup>(1)</sup> Cette évaluation de la solution saline en hauteur de mercure ne peut se faire que d'une manière approximative, à cause de l'excès de sel qui reste dans la dissolution Mais l'erreur provenant de ce fait est toujours très-faible, et d'ailleurs notre but a moins été de donner des mesures précises que d'avoir une idée générale sur l'action des diverses subtanges.

Matree ries limidas

Tention distances

| Martine, de       | 2 Wichrigan Termion are solds                |                    |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| mis an ex         | périence. du mélange                         |                    |
|                   | exprimée en millimètre                       | s de mercure       |
| Acide cyanhyd     | lrique anhydre                               |                    |
| -                 | aqueux au 1/5 en volume. 198,12              |                    |
|                   |                                              | 1001027            |
| Accide au 1/5° et | chlorure de calcium anhydre                  | 344,3              |
|                   | chlorure de magnésium anhydre                | 338,5              |
|                   | <ul> <li>de strontium cristallisé</li> </ul> | 327,7              |
|                   | - de calcium cristallisé                     | 305,2              |
|                   | sulfate de manganèse cristallisé             | 287;4              |
| -                 | - descadmium                                 | 286,8              |
| -                 | chilorane de magnésium enistablisé           | 28633.·· ,         |
| -                 | de sodium.                                   | 272.L ,            |
| -                 | sulfate de magnésie cristallisé              | 250,0              |
| ·                 | - de zinc cristallisé                        | 238,8              |
| _                 | chlorure de barium cristallisé               | 237,6              |
| · <u> </u>        | sucre cristallisé                            | 222,6              |
| <u>.</u> .        | acétate de plomb cristallisé                 | 210,5              |
| ,                 | sel de seignette oristallisé.                | 215,4              |
| <del></del>       | mitrate de soude,                            | 3، 15، 12،         |
|                   | chlorure de potassium.                       | 211,5.             |
|                   | chlorhydrate d'ammoniaque                    | 206,2              |
|                   | sulfate de protoxyde de fer cristallisé.     | 202,9              |
|                   | acide tartrique cristallise                  | 187,5              |
| ·                 | nitrate de potasse                           | 184,1              |
|                   | - de magnésie.                               | 18±,6              |
|                   | iedure de potassium.                         | a81.7              |
|                   | acide citrique                               | • •                |
| _                 | mitrate d'ammoniaque                         |                    |
|                   | bichlorure de mercure                        | 53,9               |
| L'examen de ce    | tableau montre:                              | , <del>, , ,</del> |

L'examen de ce tableau montre :

1° Que si le sublimé corrosif a une action très-marquée pour diminuer la tension de vapeur d'un mélange diacida cyanhy-drique et d'eau, il n'est pas le seul qui présente ce cassatère, puisque les six derniers sels inscrits au tableau agissent dans de même sens que l'ui, quoiqu'a un moindre degré (1);

<sup>(1)</sup> Nous devons faire remarquer ici que les expériences ont portésur

One la plupart des sels examines exercent une influence opposée à celle du sublimé corresif, et qu'ils augmentent à des degrés divers lu tension du vapeur de la solutiou cyanhydrique. Cerésultar, qui pouvait être prévu s'explique naturellement par la tendance qu'ont ces sels à s'emparer de l'eau du mélange, et à mettre, par cela même, l'acide cyanhydrique en liberté;

3' Que la faculté d'augmenter on de diminuer la force élastique de la vapeur du mélange, et par suite d'en avanter ou d'en retarder le point d'ébuilition, est un effet composé qui dépend tout à la fois de l'affinité des sels pour l'eau et de leur action absorbante à l'égard de l'acide cyanhydrique. C'est pour cette raison que certains sels, donés d'une puissante affinité pour l'eau, comme le nitrate de magnésie, le nitrate d'ammoniaque, agissent dans le sens du sublimé corrosif, et diminuent la tension de vapeur de la solution cyanhydrique, tandis que d'autres, qui élèvent à peine le point d'ébuilition de l'eau, comme le suit fate de magnésie, l'acétate de plomb, agissent, au contraire; dans le sens opposé, et augmentent la force élastique du mélange dans un très-grand rapport :

4º Que les sels qui produisent le maximum d'effet dans l'un our llautre sens sont ceux qui présentent, pour les deux liquides, les affinités les plus opposées. Le chlorure de cafcium, qui a pour l'eau une si grande affinité, en a une très faible pour l'a-cide cyanhydrique; aussi occupe-t-il le premier rang du tableau. Le sublimé corrosif, au contraire, n'a, comme on sait, qu'une très faible affinité pour l'eau, et nous avons reconnu qu'il en avoir une très-grande pour l'acide cyanhydrique : il n'y a done pas lieu de s'étonner qu'il occupe le dernier degré de l'échelle.

Séparation de la solution evantydhique en deux couches.

un mélange de 4 volumes d'eau pour 1 volume d'acide cyanhydrique anhydre. Nous avons reconnu depuis qu'en opérant sur des solutions plus riches en aside cyanhydrique, par exemple sur un métange a volumes égaux des deux liquides, on modifiait, dans quelques cas, le sem général de Beffet produit. (C'est surteut avec le nitrate d'ammoniaque que le contracte n été semble.

L'influence exercée sur la tension de vapeur d'un mélange d'acide cyanhydrique et d'eau n'est pas le seul effet qui mérite d'être observé dans les expériences qui précèdent. Pour trois des sels employés, l'action est allée jusqu'à partager le mélange en deux couches distinctes, la supérieure paraissant formée par de l'acide cyanhydrique que le liquide salin ne pouvait plus retenir en dissolution. Les trois sels qui ont présenté cet effet sont le chlorure de calcium anhydre, le chlorure de magnésium anhydre, et le sulfate de manganèse cristallisé.

Il était naturel de penser qu'en operant sur un mélange plus riche en acide cyanhydrique, on pourrait obtenir le même phénomène de séparation avec d'autres sels: c'est en effet ce qu'a montré l'expérience. Ayant introduit dans un petit tube d'essai un mélange à volumes égaux d'acide cyanhydrique et d'eau, il nous a suffi de l'agiter avec un excès de sel ammoniac pour en effectuer la séparation en deux couches. Le même résultat a été obtenu, et d'une manière plus marquée encore, avec le sel marin ordinaire et le sucre cristallisé.

Il n'est pas douteux que cet esset ne soit dû, pour la plus grande partie, à la tendance qu'ont les sels à s'emparer de l'eau, et à mettre l'acide cyanhydrique en liberté. C'est un esset analogue à celui qu'obtint autresois Gay-Lussac lorsque, à l'aide du carbonate de potasse employé en excès, il parvint à démontrer la préexistence de l'alcool dans le vin, et à séparer directement ce liquide des mélanges aqueux dans lesquels il se trouvait contenu.

Toutefois il est facile de reconnaître que, dans le cas actuel, la tendance du sel à s'emparer de l'eau n'est pas la seule cause déterminante du phénomène observé. Comment comprendre en effet, en se reportant au mélange d'acide cyanhydrique au cinquième, que ce mélange se sépare sous l'action du sulfate de manganèse, qui n'est que modérément soluble dans l'eau, et qui n'élève que très-peu le point d'ébullition de ce liquide (1), tan-

<sup>(1)</sup> D'après nos expériences, 100 parties d'eau à + 15° dissolvent 78 parties de sulfate de manganèse sec, Mn OS O<sup>8</sup>. En présence d'un excès de sel, la solution saturée bout à + 103° sous la pression ordinaires le retard apporté dans le point d'ebuillition de l'eau n'est donc que de 3°.

dis qu'il résiste au contraire à l'action du chlorure de strontisme dont l'affinité pour l'eau est si considérable? Et si cette différence pouvait dépendre de l'affinité relative des deux sels pour l'acide cyanhydrique, comment concevoir qu'elle ne se révèle pas dans l'action qu'ils exercent sur la sorce élastique de la vapeur du mélange? Il suffit, en effet, de jeter les yeux sur le tableau précédent pour reconnaître que le sulfate de manganèse qui a partagé le liquide en deux couches donne une tension de vapeur moins considérable que le chlorure de strontium qui n'a donné lieu à aucune séparation d'acide.

Pour nous rendre compte de cette anomalie, nous avons cru devoir étudier, dans des cas bien comparables, le volume et la composition des couches surnageantes obtenues par différents sels.

Les expériences ont porté toutes sur un mélange à volumes égaux d'acide evanlivdrique et d'eau. La quantité, pour chaque expérience, a été de 6 centimètres cubes correspondant à 2º,094 d'acide réel, HCy. Nous avons introduit ce mélange dans un petit tube gradué en dixièmes de centimètres cubes, et, après y avoir mêlé la substance dont nous voulions étudier l'action, nous avons bouché le tube, agité à plusieurs reprises, et abandonné le liquide au repos pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce temps, la couche supérieure étant nettement rassemblée, nous en avons mesuré très-exactement le volume V, puis nous avons prélevé une fraction v de cette couche; nous en avons déterminé le poids p au milligramme, et nous avons évalué sa richesse en acide cyanhydrique, à l'aide du procédé volumétrique ordinaire au sulfate de cuivre. En rapportant au volume V le titre obtenu pour la fraction v, nous avons eu. le poids d'acide cyanhydrique anhydre contenu dans la couche totale. Et comme, d'un autre côté, nous connaissions le poids de cette couche, puisqu'il était égal à  $\frac{pV}{a}$ , il nous a été facile d'obtenir, par différence, la quantité d'eau qui se trouvait mêlée à l'acide anhydre dans la couche supérieure.

Comme moyen de contrôle très-précieux, nous avons cru devoir doser l'acide cyanhydrique dans la solution saline inférieure. Dans la plupart des cas, nous avons obtenu ce dosage directement,

en opérant sur une fraction connue du volume total de la solution, et en rapportant à ce volume total le titre que l'essai de dosage avait fourni pour la fraction employée. Dans le cas particulier du sulfate de manganèse, nous n'avons pu pratiquer l'essai par le sulfate de cuivre ammoniacal qu'après avoir précipité le métal par un excès de potasse caustique; mais, à cela près, le dosage n'a pas présenté plus de difficulté que dans les

Les substances que nous avons soumises à l'expérience sont au nombre de cinq, savoir : le chlorure de calcium anhydre, le chlorure de sodium, le sulfate de manganèse cristallisé, le chlorhydrate d'ammoniaque et le sucre candi. Voici le tableau des résultats obtenus :

| Nature of proportion        | •                 | Volume<br>de la<br>couche<br>surna-<br>geaute. | Poids de HCg/ dens la couple surna- yeants | Polds de MD, dens la deunker surna- gennie. | Poids de MCy dans la solution saline. |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                   | 16C.                                           | gr.                                        |                                             | 1 <b>887</b> • -                      |
| Chlor. de calcium anhydre   | excès<br><b>5</b> | 2,7                                            | 1,880                                      | 0                                           | 0,170                                 |
|                             | စ္ကန်စ            | 2,7                                            | o 688                                      | : <b>0,</b> 841                             | 1,363                                 |
| Chlorure de sodium          | excès.            | 1,2                                            | 1,316                                      | 0,214.                                      | <b>9-73</b> д,                        |
|                             | ı gr.             | 1,9                                            | , 1,182                                    | 0,360                                       | a,8a7                                 |
| _ ` <b>_</b> `              | 0,60              | 1,5                                            | 0,869                                      | 0,418                                       | 1,147                                 |
| Sullate de manganèse crist. | excès.            | 3,5                                            | 2,002                                      | 0,633                                       | 0,093                                 |
|                             | 3 gr.             | 3,3                                            | 1,980                                      | 0,848                                       | 0,115                                 |
|                             | 12                | · 4,1                                          | 1,936                                      | 1,764                                       | o <sub>i</sub> 164                    |
| Chloshydd'ammoniageau       | å,gr.             | ·a,B                                           | .0,585,                                    | 4,177                                       | 11,4 <b>79</b>                        |
| Sucre candia.               | 6                 | 1.8                                            | 1.133                                      | 0.175                                       | 0.4096                                |

Parmi les nonséquences qui découlent de la comparaison de ces nombres, il en est deux très importantes que nous avons cru devoir mettre en selief dans un nouveau tableau. L'une ne rapporte au degré de concentration de la souche surnageante, ou à sa richesse en acide cyanhydrique anhydre: nona l'avons traduite en centièmes du poids total de la couche. L'autre exprime le rapport de la quantité d'acide cyanhydrique mise en expérience. Nous l'avons traduite également en centièmes de l'acide employé

| Heimret et groppstrum.<br>des substances employées. | Degré de la couche sum speante. | Rapport en contigues. do 'H 'Gr' de la conche h: H 'Cy mis' .ep.expérienes. |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chlorure de calcium anhydre,                        | 100,0                           | 8,9,8                                                                       |                 |
| ,                                                   | Marcino<br>Br                   | 45 jo                                                                       | 8238            |
| Chlorure de sodium                                  | ezcès.                          | 86,9                                                                        | 16a j87         |
| <del></del> '                                       | ıgr.                            | 76,6                                                                        | .5 <b>G,4</b> ; |
|                                                     | o,6o·                           | 67,5                                                                        | 41.5            |
| Sulfate de manganèse cristallise                    | é, excès                        | 76,0                                                                        | 95,5            |
| <b>-</b>                                            | 3 gr.                           | 70,0                                                                        | 94,5            |
|                                                     | 1.—                             | 5 <del>2</del> ,5                                                           | g2,5°           |
| Ghloshydrate. d'ammouniaque                         | <b>3</b> )                      | <del>7</del> 5,0                                                            | 28,6            |
| Sacre candi                                         | 6                               | 86,6                                                                        | 54,1            |

#### On voit d'après cela:

- 1° Que lorsqu'un mélange d'acide et d'eau se sépare en deux souches sous l'actien d'un sel ou d'une substance quelconque, la couche surnageante est loin d'avoir une composition fixe et invariable. Non seulement le degré de concentration de cette couche varie selon la nature et la proportion du sel employé, mais l'acide cyanhydrique qui s'y trouve contenu forme une fraction excessivement variable de celui qui existait primitivement dans le mélange;
- 2° Que, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, les sels qui dument la couche la plus concentrée ne sont pas ceux qui séparent du mélange la plus grande quantité d'acide cyanhydrique. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les résultats fournis comparativement pur le chlorure de calcium anhydre et par le sulfate de manganèse cristallisé;
- 3º Que le sucre, qui ne sépare guère plus della moitié de l'anille mis un expérience, donne cependant une couche très-riche smacide cyanhydrique, puisqu'elle en renforme plus des 86 contièmes de son poids;
- 4 Que le sel marin, qui n'apour l'eau qu'une affinité ussez fuidle, opère néammoins, et avec une ués-grande favilité, le partage de la solution éyanhydrique un deux couches. 60 contigrammes de ce sel, ajoutés à 6 centimètres cultes du mélange le volumes égaux, ontisuffi pour séparer les 42 centièmes de l'acide sous forme de couche sumageante. Il est verièque la

couche ainsi séparée contient près du tiers de son poids d'eau;

5° Que parmi les sels examinés, le sulfate de manganèse est celui qui présente au plus haut degré la propriété de séparer en deux couches un mélange d'acide cyanhydrique et d'eau. La couche qui se sépare ainsi est beaucoup plus aqueuse que dans le cas du chlorure de calcium, mais elle est beaucoup plus volumineuse et représente une plus grande quantité de l'acide mis en expérience.

La tendance qu'a le sulfate de manganèse à séparer en deux couches un mélange d'acide cyauhydrique et d'eau est si grande qu'elle se manifeste même avec l'acide prussique médicinal qui ne contient, comme on sait, que le dixième de son poids d'acide. Il suffit d'introduire 2 ou 3 centimètres cubes de cet acide médicinal dans un petit tube, et de les agiter avec un excès de sulfate de manganèse en poudre, pour voir se former en peu d'instants une couche distincte d'acide cyanhydrique aqueux.

Cet effet montre qu'en dehors de la tendance qu'ont les sels à s'emparer de l'eau, il y a à considérer l'aptitude plus ou moins grande de leurs dissolutions à se séparer de l'acide cyanhydrique;

6° Qu'en diminuant progressivement la quantité d'un même sel vis-à-vis du même mélange, on diminue tout à la fois et la quantité d'acide qui se sépare sous forme de couche surnageante, et le degré de concentration de cette couche.

#### Résumé.

Il résulte de l'ensemble de ces récherches:

I. Que, par son mélange avec l'eau, l'acide cyanhydrique donne lieu tout à la fois à un abaissement très-notable de température et à une contraction de volume considérable;

Que ces deux esses ont une marche parallèle, et que le maximum, pour l'un comme pour l'autre, correspond à trois équivalents d'eau pour un équivalent d'acide cyanhydrique;

II. Que l'acide cyanhydrique aqueux possède, pour le sublimé corrosif, une affinité de solution très-puissante, qui se manifeste par l'élévation de température au moment du mélange, par le

retard apporté dans le point d'ébullition du liquide, et par la grande quantité du sel dissous;

Que cette affinité est assez grande pour transformer le protochlorure de mercure en sublimé corrosif et en mercure métallique, mais qu'elle ne peut se manisester sans la présence de l'eau:

Enfin, qu'il ne se produit, par ce contact, aucune combinaison cyanique spéciale;

III. Que, parmi les sels examinés, il en est quelques-uns qui ont, comme le sublimé corrosif, la faculté de retarder le point d'ébullition de la dissolution cyanhydrique; mais que le plus grand nombre agissent au contraire d'une manière inverse en augmentant la tension de vapeur de cette même dissolution;

Que l'effet produit dans l'un ou l'autre sens est le résultat combiné de l'affinité du sel ajouté, pour l'eau d'une part, et pour l'acide cyanhydrique de l'autre;

Que cette circonstance explique comment certains corps qui ont une grande affinité pour l'eau, comme le nitrate d'ammoniaque, diminuent la tension de vapeur du mélange cyanhydrique, tandis que d'autres, qui n'ont pour l'eau qu'une affinité excessivement faible, comme l'acétate de plomb, augmentent, au contraire, la tension de vapeur de ce même mélange;

IV. Que, dans certains cas, l'action exercée sur la dissolution peut aller jusqu'à séparer l'acide cyanhydrique sous forme de couche surnageante;

Que cette couche peut rensermer des proportions très-variables d'eau et d'acide:

Enfin, que la quantité d'acide ainsi séparée n'est nullement en rapport avec l'affinité du sel ajouté pour l'eau.

## Note sur la sulfhydrométrie.

Par M. E. FILHOL.

J'ai publié, il y a déjà plusieurs années, une série d'observations tendant à prouver que l'essai des eaux sulfureuses thermales au moyen du procédé de Dupasquier, donne des résultats d'une merveilleuse exactitude toutes les fois que l'eau, dont on fait l'analyse, no nenferme que du reonaulfuncide sedium, son de l'acide sulfhydrique, associés à des sels dépourves de réaction alcaline, mais qu'il en est tout automent les que l'en sulfureuse contient des carbonates ou des silicates alcaline (ce qui est assez fréquent pour les caux sulfureuses des Pyrénées), lorsqu'elle contient des hyposulfites, ou, enfin, lorsqu'au:liem d'un monosulfure elle tient en dissolution un polysulfure, te qui a presque toujours lieu quand il s'agit d'une eau qui a été conservée dans un réservoir avant d'être utilisée. Parmi lles causes d'erreur que je viens de signaler, il en est qui avaient été signalées antérieurement à mes rechenches par Dupasquier, ainsi que MM. Boullay et Henri.

J'avais observé d'ailleurs qu'une eau sulfureuse qui renferme à la fois du monesulfure de sodium et du carbonate ou du silicate de soude, absorbe une quantité d'iode supérieure à celle qu'eussent absorbé isolément le monosulfure ou le carbonate alcalin.

M. Péan de Saint-Gilles (1), a confirmé l'exantitude de cette dernière observation et a montré que lorsqu'un sel à réaction alcaline (carbonate ou silicate) est associé à un sulfure alcalin dans une eau thermale, l'iode n'a pas seulement pour effet de déplacer le soufre, mais qu'il détermine l'onydation d'une parétie du sulfure et la production d'une quantité facilement appréciable de sulfate.

J'ai prouvé d'ailleurs qu'on peut rendre nulle l'action du carbonate ou du siliente de soude en ajoutent un peu de chièrure de barium à l'eau dont on veut déterminer la composition.

Ayant eu occasion d'examiner, arec. M. Bouis, l'eau des belles sources des Grauss d'Olette, je remarquai avec surprise que les degrés sulfhydrométriques observés par M. Bouis et par moi, ne s'accordaient en ancune manière; ceux que j'observais étaient de beaucoup inférieurs à ceux qu'observait M. Bouis en opérant sur les mêmes eaux. Il nous fut facile de nous convaincre que la différence ne unait pas à ce que les

<sup>(1)</sup> Anneles de Chima es de Physis 3º séchest. L.VII, p. 3pt.

persistait lorsque nous changions d'instrument. Cette différence ne pouvait donc être attribuée qu'à la liqueur sulfhydrométrique elle-même, qui pouvait n'avoir pas été hien préparée par l'un de nous. De nouveaux essais tentés avec d'autres liqueurs préparées avec le plus grand soin nous prouvèrent qu'il m'en était pas ainsi.

M. Bonis employait une solution alcoolique d'iode, préparde d'après le procédé de Dupasquier, tandis que j'employais la solution aqueuse dont j'ai publié la formule dans mon ouvrage sur les eaux minérales des Pyrénées.

Pendant que je cherchais à me rendre compte de ce fait que je n'avais pas eu occasion d'observer encore, je sus frappé de l'adeur que répandait l'eau sulfureuse qui avait été analysée au moyen de la liqueur alcoolique, et je reconnus l'odeur vive et pénétrante de l'iodoforme. La présence du carbonate de soude, et de l'alcool et de l'iode dans des eaux dontila température était d'ailleurs assez élevée, aussisait pour que la cause des différences que nous venions de constater me parut bien évidente. J'ai fait, depuis cette époque, de nombreuses expéniences qui ont confirmé l'enactitude de mes prévisions, et en opérant, soit sur des liqueurs contenant du memostuliure deuxodium pur, soit sur des mélanges de aussiure et de carbonate ou de silicate de soude, je suis parvenu à obtenir de l'iodoforme cristallisé.

Il faut donc absolument renoncer à l'emploi de la liqueur sulfhydrométrique préparée avec de l'alcool, quand on veut analyser des eaux thermales. S'il s'agit d'eaux sulfureuses froides, la liqueur aqueuse et la liqueur alcoolique donnent des résultats à peu près identiques. Voici, d'ailleurs, un résumé de quelques-uns des essais que j'ai faits sur-des caux sulfureuses naturelles.

Digitized by Google

| Noms<br>des localités.                                                     | Noms<br>des sources.                                                                                | Température<br>del'eau minérale | Quantité d'iode<br>absorbée<br>par un litre<br>d'ean minérale<br>(liqueur aqueuse).                                  | Quantité d'iode<br>absorbé<br>par un litre<br>d'eau minérale<br>(Reuser alcoedque).                               | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ragnères de Luchon. id. id. id. Cauterets. id. id. id. id. id. id. id. id. | Pré n° 1. id. id. S. de César. id. id. id. id. (autre bouteille) id. S. Quod. S. Astréé. S. Fontan. | 20° 53 60 20 40 60 15 50 50 52  | 0,1960<br>0,1810<br>0,1800<br>0,0760<br>0,0760<br>0,0760<br>0,0760<br>0,0840<br>0,0750<br>0,0416<br>0,0230<br>0,0512 | 97<br>0,1965<br>0,1940<br>0,1960<br>0,0770<br>0,0760<br>0,0940<br>0,0840<br>0,0970<br>0,0506<br>0,044.0<br>0,0732 | Lo volume de la itiquese alondi pue la 665 ramento à cu qu'il ett oté à la température de 45° Thus les essuis à l'exception de cruz relatifs anz sources d'âz, ont de faits sur dos caux trausportées à Toulonse. |

Je ne saurais trop insister sur l'utilité qu'il y aurait à modifier les nécessaires sulfhydrométriques, à substituer la solution aqueuse d'iode à la solution alcoolique, et à munir ces nécessaires d'une solution de chlorure de barium pur, afin que le chimiste on le médecin puissent éviter l'erreur causée par l'action de l'iode sur le sulfure à la faveur du carbonate ou du silicate alcalin.

Je me sers depuis longtemps, pour l'essai des eaux sulfureuses dont la minéralisation est faible, d'une liqueur sulfhydrométrique dix fois plus faible, ce qui amoindrit les chances d'erreur.

## Recherches sur les gaz libres de l'urine.

Par M. E. Monis, pharmacien en chef de l'hôpital de Loureine.

Les recherches de Spallanzani et d'Edwards ont démontré que les combustions de l'économie se passent dans les capillaires généraux, et que le poumon sert principalement à opérer un simple échange des gaz. Cette explication des phénomènes respiratoires suppose nécessairement des gaz à l'état libre dans le sang artériel et dans le sang veineux; les travaux de divers expérimentateurs et surtout ceux de Magnus ont établi la vérité de cette supposition. En présence de ces résultats, il était permis de se demander si l'urine, produit d'excrétion que le rein

a pour fonction de séparer du sang, ne devait pas aussi contenir des gaz à l'état libre; quelle pouvait être la nature de ces gaz.

M. Boussingault, le premier, a indiqué dans l'urine des herbivores la présence de l'acide carbonique à l'état de bicarbonate alcalin; M. Delavaud a signalé, de son côté, que lorsqu'on fait bouillir de l'urine fraîche il se dégage de l'acide carbonique troublant l'eau de chaux. Suivant cet expérimentateur, l'acide carbonique maintiendrait en dissolution les phosphates.

Dans ce travail, pour extraire les gaz de l'urine, nous avons suivi le procédé opératoire employé par Magnus pour l'extraction des gaz du sang; il a le grand avantage d'empêcher toute espèce de décomposition qui pourrait venir fausser les résultats. L'urine sur laquelle nous avons expérimenté a toujours été préservée du contact de l'air pendant son émission au moyen d'un appareil spécial en caoutchouc muni d'un tube étroit; les premières urines rendues n'étaient jamais recueillies, elles servaient à chasser l'air contenu dans le tube.

L'appareil à extraction des gaz se composait d'une sorte d'allonge d'an litre environ, munie d'une tubulure à laquelle est mastiqué un robinet. Sur ce robinet on peut en visser un second qui est ajusté à un matras de la contenance de 200 centimètres cubes. L'allonge et le matras étant remplis de mercure. on serme les robinets et l'on renverse l'allonge dans une cuvette contenant aussi du mercure. On fait alors arriver dans l'allonge de l'urine préservée complétement du contact de l'air. comme nous l'avons indiqué. L'urine va donc occuper la partie supérieure de l'allonge. Cela fait, l'appareil est porté sur le plateau d'une machine pneumatique. On recouvre l'allonge d'une cloche tubulée, dont la tubulure est coiffée d'une calotte en caoutchouc percée à son centre, ce qui lui permet de s'appliquer sur la partie inférieure du robinet de l'allonge. Par cette disposition, l'air extérieur ne peut communiquer avec l'air intérieur de la cloche. On fait le vide, la pression diminue à l'intérieur, et le mercure passe de l'allonge dans la cuvette. L'urine descend avec le mercure et il se produit un espace vide au-dessus de la couche supérieure de l'urine. Des gaz se dégagent aussitôt et s'accumulent dans cet espace. On ouvre les robinets, puis on rend peu à peu l'air à la cloche: le mercure et l'unine remontent alors dans l'allonge; quand le mercure atteint, le robinet inférieur, on ferme ce dernier : les gaz se trouvent ainsi renfermés dans le matras, supérieur. On recommence ensuite à faire le vide. une pouvelle quantité de gaz s'accumule à la partie supérieure, et l'on resoule les gaz dans le matras en rendant l'air. Dans chaque expérience on renouvelait trois fois catte manipulation; on pouvait donc considérer l'urine comme épuisée presque entièrement. Plusieurs fois, du reste, le matras supérieur fut dévissé, privé des gaz qu'il contenait, rempli de mercure et replacé sur l'allonge en prepant toute espèce de précaution pour qu'il ne s'introdoisît pas d'air. On répéta les mêmes manipulations sur l'urine déjà épuisée: la quantité de gaz extraite de nouveau fut toujours trouvée un peu moindre que le cirquième du volume primitif. En tenant compte de la petite quantité de gaz que l'urine pouvait encore retenir, on peut estimer à un cinquième le gaz restant, après le premier, épuisement.

Quand on opere comme nous venons de l'indiquer, on voit les gaz, commencer à se dégager lorsque la pressionest à 20 centimètres de mercure environ; nous tenons à faire remarquer ce fait,, qui prouve bien que les gaz, sont dissous dans l'urine et qu'ils ne proviennent pas de la décomposition par le vide de certains éléments de l'urine. D'ailleurs, s'il en était ainsi, les proportions relatives des différents gaz resteraient les mêmes, ce qui n'est pas. L'urine, contient donc des gaz dissous. On procède à leur analyse, en les transvasant sur la cuve à mercure du matras dans un tube gradué. L'acide carbonique a été dosé par la potasse et l'oxygène par l'acide pyrogallique. Il n'a pas été trouvé d'hydrogène sulfuré ni d'ammoniaque. Quinze expériences faites sur les urines de la nuit ont donné les résultats suivants, rapportés à 100 volumes d'urine et calculés pour 100 volumes de gaz extrait de l'urine:

| Numéros.   | Volumes du gaz.      | A cide carbonique. | Oxygène. | Azote.                                  |
|------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 1 .        | e <sup>rs of</sup> B | 64,48              | 4,37     | '31,15                                  |
|            | ₽,                   | "74,06             | 2,16     | · · · · • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Ð          | u <b>3/16</b> /11 -  | 77405              | 18638    | 120.7A                                  |
| . 4.       | . ت <del>کتر</del> 3 | 68.43 ··· e        | 3,86     | 27×21                                   |
| <b>5</b> ! | 2,18                 | <b>62.</b> 50      |          |                                         |

| 6,         | 2778  | 79,44  | 101,7,21: | 730,34 |
|------------|-------|--------|-----------|--------|
| <b>7</b> : | :3,45 | 68,86  | 4.30      | 26,75  |
| 8          | a,500 | .55,13 | 3,84      | 41,03  |
| 9          | 2,20  | 54,55  | 4,55      | 40,90  |
| 10.        | 3,62  | 77,15  | 2,85      | 20,00  |
| 11.        | 1,82  | 60,00  | 0,84.     | 39,16  |
| 12         | 1,84  | 62,53  | 2,36      | 36,11  |
| 13'        | 1,71  | 52,09  | 3,47      | 44,44  |
| 14         | 2,23  | 65,89  | 1,17      | 32,94  |
| 15         | 2,13  | 59,22  | 2,80      | 37,98  |

La moyenne de ces quinze expériences conduit aux nombres suivants: 100 volumes d'urine donnent 2<sup>vol</sup>,44 de gaz.

|                                   | Acide carbonique | 65,40 |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| 100 volumes de ce gaz contenaient | . Oxygène.       | 2,74  |
| 1 ' '                             | *Azote           | 31.86 |

Pour avoir les quantités absolues de ces gaz, il suffit de multiplier ces différents nombres par le volume du gaz; on trouve ainsi les résultats suivants en les rapportant à un litre d'urine et en les exprimant en centimètres cubes:

| Acide carbonique | r5,957             |
|------------------|--------------------|
| Oxygène          | 10,65 <del>8</del> |
| Azote            | 7,973              |

Ces chiffres se trouvent trop faibles, puisque l'urine n'a jumissété complétement épuisée. En tenant compte du gaz restant dans l'urine, que l'expérience nous a permis d'estimer d'un cinquième du volume total environ, ce qui n'influe pas sur les proportions relatives puisque le poids d'un gaz dissous est toujours proportionnel à la pression que ce même gaz exerce sur le liquide, nous trouvons les nombres suivants représentant en centimères cubes les quantités de gaz qu'un ditre d'urine de la nufit contient à l'état physiologique:

| 601 6 star - |                  | 1 1001 | 1 | ,     |     |
|--------------|------------------|--------|---|-------|-----|
|              | Acide carbonique | 19,620 |   |       |     |
|              | Oxygene Oxygene  | 0,824  |   |       | ٠,  |
|              | Azote            | 9,589  |   | : 963 | 11. |

Lorsqu'on ingère une grande quantité de liquide, d'eau par exemple, l'urine se formant rapidement dissout beaucoup moins d'acide earbonique; elle retient une proportion plus forte d'oxygène, l'azote varie peu. Une analyse faite sur les gaz de

l'urine du matin, recueillie une heure après l'absorption d'un litre d'eau de groseilles, nous a donné les nombres suivants : pour 100 volumes d'urine, on a trouvé 1<sup>rol</sup>,86 de gaz.

| -                                 | ( CO2 |  |     |  | 40.61 |
|-----------------------------------|-------|--|-----|--|-------|
| 100 volumes de ce gaz contenaient | {o. − |  |     |  | 5,51  |
|                                   | l Az. |  | . : |  | 44.85 |

Ce qui, pour 1 litre d'urine, donne en centimètres cubes:

|      |   |   |  |   |   |   | ec.   |
|------|---|---|--|---|---|---|-------|
| CO3. | • |   |  |   | • | • | 9,372 |
| 0    |   | • |  | • |   |   | 1,024 |
| Az   |   |   |  |   |   |   | 8,347 |

Si l'on jette un coup d'œil sur les résultats de toutes ces expériences, on constate que les limites, entre lesquelles l'acide carbonique oscille, sont assez considérables. En notant avec attention toutes les conditions qui pouvaient apporter quelque modification aux phénomènes dont l'économie est le siège, on s'est bien vite aperçu que toutes les fois que les combustions respiratoires se trouvaient activées par une longue course faite peu de temps avant le repos de la nuit, les urines se trouvaient contenir plus d'acide carbonique le lendemain matin. Les expériences 6 et 10 ont été faites dans ces conditions. Il devenait donc intéressant de vérifier plus exactement ces faits et d'instituer dans ce but des expériences tout à fait comparables.

Pendant une période de quatre jours et une autre de deux jours, on fit les six expériences suivantes: On prenait au repas du matin les mêmes aliments en quantité égale, solides et liquides. On avait soin d'uriner avant ce repas, et les urines expérimentées étaient recueillies une heure après avoir mangé. Trois fois on resta en repos avant et après le repas; les autres fois on fit une longue course, également avant et après le repas, de manière à activer le plus possible les combustions respiratoires. Les résultats obtenus furent les suivants, ramenés à 100 volumes d'urine et calculés pour 100 volumes de gaz extrait de l'urine:

## Urines du repos.

| Volumes du gas. | Acide carbonique. | Oxygène. | Azote. |
|-----------------|-------------------|----------|--------|
| 1,95            | 54,55             | 2,27     | 43,18  |
| 1,97            | 60,76             | 3,80     | 35,44  |
| <b>2,</b> 6t    | 62,93             | 1,89     | 35,18  |

#### Urines de la marche.

| 3,45 |   | 23,56 | 1,65 | 24,79 |  |
|------|---|-------|------|-------|--|
| 2,53 | , | 66,67 | 1,32 | 32,01 |  |
| 3,51 |   | 75,21 | 1,42 | 22,77 |  |

Les urines provenant des expériences où l'on avait marché étaient beaucoup plus abondantes. Si nous cherchons les quantités de gaz contenues dans un litre de chacune de ces urines, nous trouvons les nombres suivants qui expriment des centimètres cubes :

### Urines du repos.

| Acide carbonique. | Oxygène. | Azote. |
|-------------------|----------|--------|
| 10.637            | 0,412    | 8,220  |
| 11,969            | -o,648   | 6,981  |
| . 13.026          | 0.301    | 7,282  |

#### Urines de la marche.

| 25,378 | 0,569 | 8,552 |
|--------|-------|-------|
| 16,867 | 0,333 | 8,098 |
| 26.308 | 0.408 | 7.002 |

En prenant les moyennes on arrive aux nombres ci-des-

|                     | <b>Acide carbonique.</b> | Oxygène. | Azote. |
|---------------------|--------------------------|----------|--------|
| Urines du repos     | . 11,877                 | 0,493    | 7,494  |
| Urines de la marche | . 22.880                 | 0.466    | 8.214  |

Ces résultats démontrent une fois de plus le rapport direct qui existe entre l'activité musculaire et les combustions respiratoires. L'urine, produit d'excrétion, servant à rejeter de l'économie les matériaux devenus inutiles, contient des solides, des liquides et des gaz. Il est reconnu que toutes les fois que la combustion respiratoire se trouve activée, les éléments solides de l'urine sont éliminés dans un état d'oxydation plus avancé, il y a une plus forte proportion d'urée formée aux dépens de l'acide urique; la quantité de liquides se trouve augmentée, nous l'avons également constaté dans nos expériences. Quant aux gaz, l'acide carbonique qui est le produit le plus avancé de cette combustion, par sa présence plus considérable dans les urines de la marche, vient établir une fois de plus que l'activité

Journ. de Phorm. et de Chim. 3. senie. T. XLV. (Mai 1864.)

Digitized by Google

musculaire ne se produit qu'aux dépens de la combustion respiratoire. L'oxygène rejeté par les urines représente la quantité de ce gaz qui, dissous dans le sang et venant à arriver dans les reins par l'artère rénale, s'est trouvé traverser les capillaires sans servir à la combustion; il est emporté par les urines en vertu de sa solubilité propre; rien de plus naturel qu'il se trouve en plus faible quantité dans les urines de la marche, puisque les combustions de l'organisme ont été plus considérables. L'azote provient en partie de l'azote charrié par le sang, en partie des éléments quaternaires de l'économie; ces derniers éléments étant détruits en plus grande abondance, la proportion d'azote augmente dans les urines de la marche.

La présence des gaz dans l'urine est donc un fait placé directement sous la dépendance des combustions respiratoires, et toutes les expériences que nous avons pu faire ont confirmé l'exactitude de cette interprétation.

Pour résumer ce travail, nous dirons que l'urine contient des gaz à l'état libre. Ces gaz sont de même nature que ceux du sang. Leurs proportions varient suivant l'activité plus ou moins grande des combustions respiratoires.

## Sur la solubilité du sulfate de baryte et de strontiane dans l'acide sulfurique.

Le sulfate de baryte et celui de strontiane sont solubles dans l'acide sulfurique; ce fait, qui a été constaté il y a bien lengtemps, est peu connu, sans doute parce que, pour le reproduire, il est prescrit de recourir à l'acide sulfurique bouillant.

Il est facile d'établir la solubilité à froid de ces deux subfates; il suffit de projeter un peu de chlorure de barium ou de strontium dans de l'acide sulfurique monohydraté ordinaire pris en quantité suffisante. Le chlorure se décompose peu à peu, l'acide chlorhydrique se dégage, et le sulfate produit se dissout parfaitement dans l'acide ambiant.

Il importe essentiellement que l'acide soit concentré, autrement le sulfate ne se dissoudrait pas. Cela est si urai que le liquide se trouble, et le sel se précipite dès qu'on ajoute de l'eau à la dissolution limpide.

Le sulfate de chaux ne se dissout que très-peu. Le chlorure de calcium se décompose, il est vrai, en émettant de l'acide ClH. Mais, dans ces circonstances, l'acide sulfurique qu'on a fait réagir me devient limpide que par voie de dépôt ou de filtration; de plus, l'eau ne le trouble pas, et c'est à peine si, en ajoutant de l'alcool, on obtient un léger louche: preuve évidente que très-peu de sulfate de chaux est entré en dissolution.

Le sulfate de chaux est donc celui des trois sulfates qui se dissout le moins facilement dans l'acide sulfurique monohydraté; le sulfate de baryte, au contraire, est le plus soluble; la dissolution s'opère en peu d'instants, et elle est précipitée en blanc dès qu'on ajoute de l'eau.

J. N.

## Sociétés savantes.

### ACADÉMIE DES SCIENCES.

Du soufre considéré comme l'un des éléments constituants du succin.

Par M. Ernest BAUDRIMONT, docteur ès sciences.

Le succin est une substance sur laquelle on a publié un assez grand nombre de travaux. Rangé parmi les minéraux, tout en lui assignant pour point de départ incontestable le règne végétal, on a fait bien des conjectures sur sa nature et sur son origine. Rien, jusqu'à présent, n'a pu faire présager quelle peut être la plante qui lui a donné naissance : ni les restes organisés qu'il renferme souvent (fleurs, insectes), ni sa composition chimique, n'ont pu servir à nous éclairer à cet égard.

Sa nature résineuse spéciale semble le rapprocher des substances analogues fournies par quelques Hymenes ou par le Pinus Dammars, ainsi que le pense M. le professeur Guibourt. Mais il s'en faut de beaucqup qu'entre ces produits et lui, il y ait identité parfaite. Il n'est même pas certain qu'on puisse rapporter tous les échantillons de succin à une même source, car il présente des variations dans son aspect, dans la proportion des produits qu'on peut en extraire, et aussi dans son gisement comme fossile. Aussi quelques savants n'ont-ils pas craint d'avancer qu'il a dû exister plusieurs arbres succinifères.

Quoi qu'il en soit, sa composition, au point de vue de ses principes immédiats, paraît être constante; elle ne varie que relativement aux proportions de ceux-ci; d'après Recluz, le succin opaque et blanc renfermerait plus d'acide succinique que l'ambre jaune d'une transparence parfaite.

Quant à sa composition élémentaire, nous n'en connaissons que l'analyse faite autrefois par Drapiez qui y a signalé le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et un peu de cendres formées de chaux, d'alumine et de silice.

Il existe cependant dans le succin un autre élément dont on n'avait pas encore jusqu'ici indiqué la présence, et dont la découverte n'est peut-être pas dépourvue de quelque intérêt. Je veux parler du soufre. Quand on chausse jusqu'à distillation quelques fragments de succin dans un tube à essais et qu'on sait plonger au milieu des sumées blanchatres qui s'en dégagent, un papier imprégné d'acétate de plomb, celui-ci prend immédiatement une teinte noire qui démontre évidemment la présence d'un composé sulfuré.

Tous les échantillons de succin que j'ai pu essayer m'ont présenté cette réaction bien inattendue et d'une manière nette et tranchée. Aussi ai-je entrepris le dosage du soufre que renferme cette substance. A l'aide de l'hydrate de potasse et du nitre bien purs, j'ai pu oxyder ce soufre et le convertir en sufate de baryte dont le poids a été égal à 0<sup>st</sup>,07, pour 2 grammes de succin transparent, ce qui correspond à 0,4805 de soufre pour 100 d'ambre jaune.

Ce chiffre en représente la quantité maximum, car j'ai pu m'assurer, à l'aide de plusieurs analyses, que ceue proportion n'était pas invariable. — Chose remarquable, un échantillon de succin opaque et blanc, lequel passe pour être plus riche que les autres en acide succinique, m'a donné 0<sup>er</sup>,036 de sulfate de baryte pour 2 grammes, ce qui correspond exactement

à une quantité de soufre de moitié moindre que la précédente (0,2403 pour 100).

A quel état ce soufre existe-t-il dans le succin? Est-il contenu dans l'huile essentielle, ou dans les deux résines solubles, ou dans le bitume insoluble? C'est ce que des expériences ultérieures pourront sans doute préciser, si de nouvelles recherches étaient jugées nécessaires. Déjà j'ai pu constater que la portion de l'ambre jaune soluble dans l'éther, abandonne de l'hydrogène sulfuré à la distillation. Ce qui reste probable, pour ne pas dire certain, c'est que le soufre du succin y est en combinaison avec la matière organique; aussi s'en dégage-t-il à l'état d'acide sulfhydrique, comme l'oxygène s'en échappe à l'état d'eau (1).

La forme particulière sous laquelle le soufre est engagé la paraît donc devoir faire rejeter l'idée qui vient tout d'abord d'attribuer sa présence à l'influence des gisements qu'affecte le succin.

En effet, on a trouvé souvent celui-ci dans le gypse (Segeberg Holstein), dans certaines mines de soufre de Sicile, dans les lignites de Picardie, si riches en pyrites ferrugineuses. Mais sa présence au milieu de grès et parmi les lignites propres aux terrains d'argile plastique et ceux de la partie inférieure des terrains crétacés, ne peut impliquer l'existence nécessaire du soufre ou d'une de ses combinaisons, à côté de lui.

Proviendrait-il donc des végétaux succinifères eux-mêmes, qui auraient renfermé autrefois des principes sulfurés, comme il en existe encore aujourd'hui dans la plupart des représentants de la famille des crucifères, dans ceux de la tribu des alliacées et surtout dans quelques gommes-résines des ombellifères. C'est une question nouvelle qui se pose naturellement ici. Dans tous les cas, je dois ajouter que j'ai cherché en vain à constater la présence du soufre dans les produits analogues comme aspect au succin, tels que la résine copal et celle de



<sup>(1)</sup> En distillant le succin dans une petite cornue munie d'un tube à gaz, j'ai recueilli un mélange de gaz acide sulfhydrique, acide carbonique, oxyde de carbone et hydrogène carboné, à la température à laquelle il commence à se décomposer.

Dammar : aucun d'eux n'a abandonné d'acide sulfhydrique à la distillation.

# Note sur la présence de l'acide caproïque dans les fleurs du satirium hircinum (Linné).

#### Par M. J. CHAUTABDA

Le satirium hircinum présente, comme on sait, une odeur de bouc très-pénétrante. Ce principe odorant est dû, ainsi que je l'ai reconnu, à la présence, dans la fleur de cette plante, de plusieurs acides de la série, C. H. O. et principalement de l'acide caproïque C. H. O. que l'on rencontre dans la graisse de vache et de chèvre.

25 à 30 kilogrammes de fleurs de satirium hircinum ont été distillés avec de l'eau. Le liquide à réaction sensiblement acide a été saturé par un peu de potasse, puis concentré; on a réuni le produit ainsi obtenu pendant plusieurs années consécutives. Le sel de potasse desséché a été traité par de l'acide sulfurique étendu et soumis à la distillation. Pour isoler les acides recueillis dans cette opération, on a employé la méthode indiquée par M. Liebig pour la séparation des acides butyrique et valérique. Il a été facile de constater les caractères de ces deux derniers acides ainsi que ceux de l'acide caproique. Toutefois ce dernier domine dans le mélange; on en a isolé une quantité suffisante pour en reconnaître les propriétés et pour en former quelques sels bien caractéristiques.

Le caproate d'argent, obtenu par double décomposition, est beaucoup moins soluble dans l'eau que le butyrole et que le valérate de même base; on a donc pu par le lavage l'obtenir privé de ces deux sels.

En préparant un sel de baryte et le traitant par l'alcool qui ne dissout pas le caproate de baryte; on a séparé une petite quantité d'un sel qui serait formé de caprylate de baryte ou tout au moins d'un mélange dans lequel domine ce composé salin. Il n'y a donc aucun doute à avoir sur la pureté du caproate d'argent qui a été soumis à l'analyse.

#### Oma obtenu les nombres suivants :

| gr.      |    |            |      |        | Trouvé.        | - | Calculé.       |
|----------|----|------------|------|--------|----------------|---|----------------|
| 14 0,650 | æl | d'argent à | 4000 | argent | e <b>,3e</b> g |   | 0,314          |
| 20 1.427 |    | id         | äd.  | id.    | e,686          |   | <b>∞,</b> 691: |

Les fleurs de l'orchis coriophora (Lin.) qui exhalent une odeur de punaise très-marquée, ont été distillées également; le produit est acide, mais la quantité obtenue n'a pas été suffisante pour que l'on puisse se prononcer sur la nature des acides auxquels la réaction est due.

## Revue Pharmacentique.

Sur les pilules de nitrate d'argent; par M. Am. VEL.

Le nitrate d'argent, sous forme de pifules, est aujourd'hui employé dans la pratique médicale plus qu'il ne l'était il y a quelques années. Cependant aucune des formules qui ont été publiées jusqu'à ce jour n'assure la conservation de ce sel. On sait qu'en présence de matière d'origine organique, il est décomposé et que le métal est réduit. Les pilules ainsi préparées agissent cependant, et l'argent est absorbé, car M. Cloez est parvenu à le retrouver dans l'urine. D'où vient cet argent absorbé? Est-ce de la petite portion du sel qui est restée intarte ou du métal réduit, qui, se trouvant dans un état de division extrême, doit être plus facilement attaqué en présence du chlosure? Quoi qu'il en soit, M. Vée a pensé avec juste raison qu'il était préférable de laisser l'argent dans les conditions les plus favorables à l'absorption et que le mieux était de préparer des pilales inaltérables, problème d'autant plus intéressant à résoudre que des divergences se sont produites au sujet de l'effieacité des pilules au nitrate d'argent.

Le procédé qu'il emploie consiste à mêler le nitrate d'argent à une poudre de nature inorganique, ne pouvant exercer aucune action sur ce sel, et à lier le mélange au moyen d'un peu de mucilage de gomme adragante. Comme poudre minérale, il emploie le nitrate de potasse, et de préférence la silice pure provenant de la décomposition des silicates par les acides, et bien lavée et séchée. Les pilules à la silice, plongées dans l'air, ne se ramollissent qu'après un temps assez long; mais comme elles sont fort poreuses, elles abandonnent rapidement le nitrate d'argent qu'elles renferment au liquide ambiant dans lequel on peut le déceler par son réactif ordinaire. Elles se conservent très-longtemps dans un endroit obscur, dans une boîte en bois, par exemple.

Pilules de nitrate d'argent à la silice.

Mitrate d'argent cristallisé. . . . . . 0,20
Silice précipitée pure. . . . . . . 2,00
Mucilage de goiame adragante le moins possible.

On mélange le nitrate d'argent à la silice avec les précautions convenables, et l'on fait 20 pilules qu'on laisse sécherspontanément dans l'obscurité, si elles sont trop molles. Chacune d'elles renferme 1 centigramme de nitrate d'argent.

Pilules de nitrate d'argent au nitrate de potasse.

| Nitrate d'argent | cristallisé. |        |          | . 0,20    |
|------------------|--------------|--------|----------|-----------|
| Nitrate de potas | se           |        |          | . 2,00    |
| Mucilage de go   | mme adraga   | nte l  | le moins | possible. |
| Pour 20 pilules. | (Bi          | ıll. 1 | thérap.  | <u>}</u>  |

Sur la préparation de l'onguent mercuriel; par M. VERRIER, pharmacien aide-major.

M. Verrier propose, pour éviter tous les inconvénients que présente la préparation de l'onguent mercuriel, de substituer le glycérolé d'amidon à l'axonge. On sait que le glycérolé d'amidon s'obtient en soumettant à l'action d'une douce chaleur, dans une capsule de porcelaine, une partie d'amidon et quinze parties de glycérine, et qu'il faut avoir soin de remuer constamment pour empêcher que l'amidon ne s'altère au contact des parois chaudes de la capsule. Dès que le mélange a pris une consistance convenable par la dilatation des granules d'amidon, on le verse dans un mortier de marbre, où on l'agite avec un pilon jusqu'à son entier refroidissement. C'est dans ce glycé-

rolé qu'on incorpore un poids égal au sien de mercure métallique, et suivant les indications prescrites pour la préparation de l'onguent mercuriel. On doit, par consequent, mettre tout le mercure dans un mortier de marbre, ajouter un tiers du givcérolé, et faciliter l'union des deux éléments en remuant vivement. En moins d'un quart d'heure le mercure a presque complétement disparu; on ajoute alors le deuxième tiers du glycérolé, et l'on ne cesse de remuer que lorsqu'on n'apercoit plus aucun globule de mercure, ce qui a lieu ordinairement au bout de deux heures au plus. On termine l'opération en ajoutant le dernier tiers du glycérolé, et l'on agite encore le mélange pendant une demi-heure. On obtient ainsi très-rapidement. comme on le voit, l'onguent mercuriel en lui conservant toutes ses propriétés, ce qui n'arrive pas toujours en suivant les autres méthodes. (J. de méd. et ph. milit.). T. G.

Du dosage direct du manganese, de l'antimoine et de l'uranium par la méthode des volumes et de quelques composés de ces métaux; par M. Guyard (1).

Le procédé proposé par M. Guyard pour doser le manganèse repose sur les considérations suivantes: 1° Le permanganate de potasse forme, dans les sels de protoxyde de manganèse, un précipité de permanganate de protoxyde de manganèse insoluble dans les acides inorganiques étendus. 2° Tous les métaux dont les protoxydes réduisent le caméléon se trouvent à l'état de peroxyde dans les liqueurs mêmes où le manganèse existe à l'état de protoxyde. 3° Tant qu'il y a du protoxyde de manganèse dans une liqueur, le caméléon est décoloré, mais dès que tout le manganèse est précipité, une goutte de caméléon donne au liquide qui surnage le précipité une teinte rose persistante.

Lorsqu'on veut déterminer la richesse d'un sel, d'un oxyde ou d'un minerai de manganèse, on en dissout de 1 à 2 grammes dans l'eau régale, on fait bouillir pendant quelques instants afin de transformer complètement le manganèse en sel de protoxyde, et l'on sature la liqueur au moyen d'un alcali, jusqu'à

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société chimique.

ce que sa réaction me soit que faiblement acide. On étend d'eau bouillante cette dissolution de manière à obtenir 1,000 centimètres cubes, et l'on maintient la température à 80 degrés. On verse alors peu à peu, au moyen de la burette, la dissolution titrée de permanganate de potasse. Il se forme aussitôt un précipité lu un violacé de permanganate de protoxyde de manganèse. On s'arrête de temps en temps pour laisser le précipité se rassembler un peu, et l'on cesse de verser dès que la liqueur qui surnage le précipité a pris une teinte rose persistante.

Pour déterminer le titre de la liqueur normale, M. Guyard se sert de sulfate de protoxyde de manganèse pur et desséché à une température un peu élevée; parfois aussi il emploie le permanganate de potasse cristallisé du commerce. Dans tous les cas on prépare la dissolution de telle sorte que 30 centimètres cubes correspondent à 1 gramme de métal environ.

En opérant comme on vient de l'indiquer, la séparation du protoxyde de manganèse d'avec les alcalis, la chaux, la strontiane, la magnésie et les oxydes de nickel, de cobalt et d'urazium s'effectue vite et bien au moyen du caméléon.

Il existe trois permanganates de protoxyde de manganèse:

- 5 Mn O, Mn2 O',
- 4 Mn O, Mn<sup>2</sup> O<sup>7</sup>,
- 3 Mn O, Mn O7.

Ces sels possèdent toutes les propriétés des oxydes de manganèse, mais ils en ont de propres; ainsi ils sont d'un brun violacé et ils ont une teinte veloutée assez riche. Calcinés légèrement, leur couleur se fonce et ils donnent du sesquioxyde de manganèse; chauffés au rouge à l'abri de l'air, ils donnent de l'exyde Mn<sup>3</sup> O<sup>6</sup> d'un beau jaune orangé.

Il existe également trois manganates de protoxyde de manganèse:

- 5 Mn O, Mn O3,
- 4 Mn O, Mn O<sup>3</sup>, 3 Mn O, Mn O<sup>3</sup>.
- Suivant M. Guyard, le manganèse ne formerait avec l'oxygène que trois combinaisons, le protoxyde, l'acide manganique et l'acide permanganique; les autres oxydes seraient des oxydes

Pour doser l'antimoine par la méthode des volumes, M. Guyard propose le procédé suivant :

On dissout 1 gramme de la combinaison d'antimoine à l'aide d'un réactif approprié, si la dissolution est acide, on la sature par l'ammoniaque, puis on y ajoute du sulfure d'ammonium de couleur jaune. On filtre et l'on détruit la combinaison par l'acide chlorhydrique faible. Quand le sulfure d'antimoine est entièrement déposé, on décante la plus grande partie du liquide et l'on dissout le sulfure dans l'acide chlorhydrique concentré. On ajoute ensuite un peu d'acide tartrique et l'on filtre pour séparer le soulre qui réagirait sur le permanganate de potasse. On étend la liqueur d'environ 1 litre d'eau froide, et, si elle se trouble, on y met un excès d'acide chlorhydrique pur pour maintenir en dissolution limpide l'oxyde de manganèse du caméléon et l'acide antimonique qui se produira. On y verse alors la dissolution normale de caméléon, et l'on s'arrête dès que la teinte caractéristique apparaît.

Ce procédé repose sur les trois faits suivants: 1° Le sulfure d'antimoine se transforme en sesquichlorure d'antimoine en présence de l'acide chlorhydrique concentré. 2° Dans une liqueur étendue et très-acide, le permanganate de potasse transforme instantanément le sesquioxyde d'antimoine en acide antimonique. 3° Pendant la suroxydation de l'antimoine, le permanganate de potasse se décolore; mais dès que la réaction est finie, une goutte de caméléon communique à la liqueur devenue incolore une teinte rose nette et persistante.

La dissolution de permanganate de potasse est préparée de manière que 30 centimètres cubes environ représentent 1 gram. d'antimoine.

Pour titrer cette liqueur on se sert de sulfure d'antimoine dont on connaît la composition exacte ou d'émétique desséché à 100°. Ce sel est propre à ce genre d'opération; pour s'en servir on en dissout dans l'eau un poids représentant 1 gramme d'antimoine, et l'on y ajoute un grand excès d'acide chlorhydrique.

Pour doser l'uranium on dissout 1 gramme du sel, de l'oxyde ou du minerai à essayer, dans l'eau, l'acide azotique ou l'eau régale. On sursature la dissolution au moyen du carbonate d'ammoniaque, qui dissout l'oxyde d'uranium et le sépare ainsi des oxydes métalliques, alcalins et terreux qui l'accompagnent ordinairement. Lorsque les combinaisons d'uranium renferment du phosphore, de l'arsenic ou un oxyde soluble dans le carbonate d'ammoniaque, on précipite l'uranium au moyen du sulfure jaune d'ammonium, on filtre, on lave et l'on dissout le résidu de protoxyde d'uranium dans le carbonate d'ammoniaque; dans tous les cas on transforme l'uranium en acétate acide de sesquioxyde. On étend d'un litre d'eau froide cette dissolution, et l'on y verse peu à peu avec la burette le phosphate de sesquioxyde de manganèse, et l'on s'arrête dès que le précipité blanc de phosphate d'uranium parait nettement rose jaune.

On prépare la solution normale de phosphate de manganèse en faisant réagir l'acide azotique sur le phosphore, évaporant le liquide jusqu'à consistance sirupeuse, et y projetant un oxyde de manganèse en poudre fine. La masse dissoute dans l'eau lui communique une teinte pourpre. On l'étend d'eau de façon que 30 centimètres cubes environ représentent 1 gramme d'uranium. Pour titrer cette dissolution, on emploie de l'acétate de sesquioxyde d'uranium. Il importe de faire remarquer que le pouvoir tinctorial du phosphate de manganèse est faible.

P.

## SOCIÉTÉ DE SECOURS DES AMIS DES SCIENCES.

La Société de secours des Amis des Sciences a tenu, le mardi 5 avril, sa septième séance publique annuelle, dans le grand amphithéâtre de la Faculté des lettres, à la Sorbonne, sous la présidence du maréchal Vaillant, membre de l'Institut,

- M. Félix Boudet, secrétaire de la Société, a rendu compte de la gestion du conseil d'administration peudant l'exercice 1863.
- M. Gratiolet, professeur de zoologie à la Faculté des sciences, a pris la parole après M. Boudet, et a lu une notice historique sur la vie et les travaux de Félix Dujardin, membre corres-

pondant de l'Académie des sciences, professeur de zoologie et de botanique, mort à Rennes, le 8 avril 1860.

La séance a été terminée par M. Lissajous, professeur de physique au lycée Saint-Louis. M. Lissajous s'est fait un nom distingué dans la science par ses belles applications de l'optique à l'acoustique, qui permettent de substituer l'œil à l'oreille dans l'étude et la comparaison des sons musicaux; ce sont ces applications elles-mêmes qu'il a exposées devant l'assemblée, et ses expériences aussi brillantes qu'ingénieuses, exécutées à la lumière électrique avec l'obligeant concours de MM. Dubosc et Bourbouze, ont excité le plus vif intérêt.

Nous publions ici le compte rendu de M. Félix Boudet:

Compterendu de la gestion du conseil d'administration 1863-1864, par M. Felix Boudet, secrétaire.

#### Messieurs,

Lorsque l'illustre Thénard a fait appel aux Amis des Sciences, lorsqu'il a voulu les réunir en une grande famille, associer leurs sentiments généreux, et constituer pour les savants un patrimoine commun, il connaissait bien toutes les vicissitudes de la vie des savants, il avait calculé le nombre et mesuré l'étendue des infortunes qui peuvent les frapper dans le cours de leur existence laborieuse; son bienfaisant génie avait embrassé; dans toute sa grandeur, la mission qu'il voulait accomplir; et, s'il a imposé lui-même des limites rigoureuses à son ardente sympathie, c'est que, voulant créer une institution puissante et durable, il devait lui laisser le temps de pousser dans le sol des racines profondes, avant de songer à étendre au loin ses rameaux.

Sept ans se sont écoulés depuis que, rassemblant autour de lui ses amis, ses collègues, ses élèves, il leur dévoilait sa pensée, et proposait à leurs suffrages les statuts qu'il avait préparés pour notre Société.

Le sentiment qui dominait en lui dans cette séance solennelle, à laquelle il devait survivre à peine quelques mois, c'était de déterminer la sphère dans laquelle la Société devait d'abord renfermer son action; c'était de décider à quels caractères elle pourrait reconnaître le véritable savant, et à quels titres devrait appartenir le droit de revendiquer ses bienfaits; c'était enfin de faire bien comprendre que ces bienfaits eux-mêmes étant le prix de services rendus à la science, la conséquence d'un droit attaché désormais au titre de savant, ils ne pourraient être considérés que comme un honneur pour les familles qui en seraient l'objet.

« L'un des points les plus importants à résondre disait-il, « c'était de savoir distinguer le véritable savant; nons avons « pris pour juge l'Académie des sciences qui est le tribunal su-» prême en cette matière, et nous avons dit que pour avoir « droit à cet honorable titre, il faudrait avoir présenté à l'Aca-« démie des sciences un mémoire jugé digne d'être imprimé « parmi ceux des savants étrangers, ou digne au moins de re-« cevoir son approbation. » '

Cette définition du savant a paru trop absolue, on lui a reproché de restreindre à un trop petit nombre de personnes le droit d'être secourues par la Société, on aurait voulu étendre ce droit à tous ceux qui, dans des conditions diverses, auraient donné des gages sérieux à la science; mais ce vœu n'était-il pas dans le œur de Thénard? Qui donc pouvait mieux que le fondateur de notre œuvre, comprendre ce que réclamaient la sécurité et la dignité de tant de familles qui ont placé dans le œulte de la science toutes les espérances de leur avenir? Mais devaitil, avec les faibles ressources d'une Société naissante, embrasser un aussi vaste horizon, et ne faut-il pas admirer avec quelle prudence il a su résister aux entraînements de son cœur et aux sollicitations pressantes de quelques amis généreux, et se maintenir dans les conditions pratiques dont sa haute expérience lui faisait un impérieux devoir?

En effet, messieurs, après sept années d'épreuve, au milieu d'une prospérité incessamment croissante, malgré la plus haute ambition pour l'avenir de notre Société, votre conseil d'administration est obligé de reconnaître qu'il ne peut pas songer encore à élargir la sphère de notre action.

Et cependant il a été entendu le chaleureux appel qu'ici même, l'année dernière, nous adressions à la sympathie nationale pour les infortunes des savants: l'état de nes services, comracé à la faiblesse de nos ressources, a ému bien des cœurs: des correspondants nouveaux nous ent prêté leur concours. nos anciens et fidèles représentants dans les départements, surpléant à l'insuffisance de leur nombre par l'ardent de leur dévouement, ont propagé autour d'eux leur vive sympathie pour notre œuvre, et obtenu de nouvelles adhésions: un grand nombre d'officiers de l'artillerie et du génie ont tenn à honneur d'appartenir à une Société qui venait d'adopter la veuve du savant et vénérable Terquem. Ces jeunes élèves de l'Ecole normale supérieure que vous avez reconnus ici l'année dernière, au milieu de vous, ces nombreux délégués de l'École polytechnique, dont l'unisorme représentait dans cette enceinte tant de services rendus à la patrie, tant d'espérances pour sa grandeur et sa gloire, ont raconté à leurs camarades les bienfaits de la Société des Amis des Sciences, et tous ont voulu, par une souscription collective, coopérer à l'œuvre de Thénard: le génie civil s'y est associé à son tour, et l'éminent ingénieur qui dirige l'École centrale, M. Perdonnet, a pris une souscription de 500 fr.

La liste de nos souscripteurs s'est ainsi considérablement accrue, et plus de 300 membres nouveaux sont entrés dans la grande famille des Amis des sciences.

Grâce à ces précieuses conquêtes, nous avons consacré 22,492 fr. à des secours, pendant le dernier exercice, et notre capital augmenté de 18,364 fr. a pu atteindre le chiffre de 242,362 fr. 90 c. au 31 décembre 1863.

Depuis cette époque, ce mouvement progressif s'est accéléré de la manière la plus satisfaisante, les souscriptions perpétuelles, cette source assurée de nos revenus, se sont multipliées rapidement, et de riches offrandes sont venues grossir notre capital et encourager nos efforts.

M. Dubrunfaut a voulu ajouter un nouveau don de 10,000 fr. à celui qu'il avait déjà fait en 1861.

M. Paul Christofle, jaloux d'associer plus intimement encore à notre œuvre, par une fondation nouvelle, la mémoire de notre regretté collègue Charles Christofle, a remis, à cette intention, une somme de 2,000 fr. entre les mains de notre trésorier, et en même temps il a déclaré qu'il prenait en son

nom la souscription annuelle de 1,000 fr., pour laquelle son père s'était fait inscrire dès l'origine de la Société.

Enfin madame Millière Biot de Morainval, la fille de Biot, revendiquant, avec l'illustration du nom qu'elle porte si dignement, l'héritage de la sympathie de son père pour la Société des Amis des sciences, a pris une souscription de 500 fr.

Ainsi, messieurs, chaque année, nous avons à constater des progrès considérables, et nous voyons s'augmenter les ressources dont nous pouvons disposer pour répondre à de nouveaux besoins; mais ces besoins eux-mêmes se multiplient si rapidement, que nous avons peine à y suffire, et que toujours menacés d'être débordés, nous ne pouvons pas espérer sortir de cette situation précaire, si quelques dons extraordinaires ne viennent pas rompre un si inquiétant équilibre et nous créer une importante réserve.

Déjà l'année dernière, à pareille époque, nous avions le pressentiment d'une nouvelle infortune à soulager; nos craintes n'ont pas tardé à se réaliser.

Dans la force de l'âge, au milieu d'une carrière riche encore d'avenir, un professeur du Conservatoire des arts et métiers, Émile Baudement, a été frappé tout à coup d'une de ces atteintes profondes qui sont le prélude d'une fin prochaine, et six mois plus tard la mort l'enlevait à sa famille.

Préparé à la culture des sciences par une forte éducation littéraire, il avait appliqué avec succès ses heureuses facultés à l'étude de la zoologie; aussi, en 1850, lorsque l'Institut agronomique de Versailles fut créé, il obtint, à la suite d'un brillant concours, la chaire de zoologie agricole ou de zootechnie.

S'inspirant des vues élevées et de la grande expérience de M. de Gasparin, Baudement sut donner tant d'intérêt à cette science nouvelle, que son enseignement survécut à la suppression de l'Institut agronomique, et fut transporté au Conservatoire.

C'est dans cette grande école que, pendant dix années, Baudement travailla, par ses recherches et ses leçons, à populariser u profit de l'agriculture ces precieuses données de l'observation scientifique qui substituent le mouvement rapide et sûr de la science à la lenteur d'un aveugle empirisme.

Parvenu à l'âge de quarante-sept ans, au moment où le succès de ses cours et le mérite de ses travaux le désignaient aux suffrages de l'Académic des sciences, la mort l'a saisi au milieude ses espérances, et a laissé sans aucune ressource sa mère, sa belle-mère, toutes deux octogénaires et insirmes, sa digne compagne et sa jeune fille.

Issu de modestes artisans, sans patrimoine, n'ayant jamais eu d'autre fortune que l'amour du travail, son traitement de professeur suffisait à peine à l'entretien de sa famille dont il était l'unique appui, et professeur depuis dix années seulement, il ne lui laissait en mourant aucun droit à une pension de retraite.

Quelle situation, messieurs, que celle de cette malheureuse famille! Tel est cependant le sort des veuves et des enfants de ces hommes d'élite qu'une vocation ardente et la puissance du travail élèvent aux chaires de nos écoles, aux postes les plus considérables de la science, et qui succombent avant d'avoir recueilli la moisson qu'ils avaient préparée.

Et parmi ces éminents professeurs, ces savants illustres qui ont eu le bonheur de vivre assez longtemps pour obtenir la juste récompense de leurs découvertes et de leurs labeurs, et créer un patrimoine pour leurs familles, combien en est-il qui les auraient laissées dans la même détresse, si la mort les avait enlevés prématurément comme Gerhardt, comme Laurent, comme Mahistre, et comme ce malheureux Émile Baudement dont nous déplorons aujourd'hui la perte prématurée! Mais l'œuvre de Thénard est aujourd'hui la sauvegarde des veuves et des enfants de la science, et, comme une seconde Providence, ils ne l'invoquent pas en vain.

A peine le laborieux sondateur de la zootechnie avait succombé, que votre conseil s'empressait de pourvoir à tous les besoins de sa famille. Par ses soins et aux frais de la Société, madame Baudement mère trouvait dans le nouvel établissement des Ménages une retraite douce et paisible, et un secours annuel de 1,500 fr. assurait à madame Baudement et à sa fille une précieuse sécurité.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Si Bandement a cessé de vivre au moment où il commencait à recueillir le fruit de ses veilles, c'est une fin bien plus précoce encore, qui a brisé l'existence de ce jeune astronome que l'illustre Arago avait, dans les dernières années de sa vie. associé à ses travaux, à titre de secrétaire. Élève à Miservapoire de Paris en 1841. Émile Gouion avait accompli avec Mauvais plusieurs missions scientifiques importantes: il avait découvert une comète et publié, sur diverses questions d'astronomie, des mémoires remarquables, parmi lesquels se distingue celui qui a pour objet des recherches sur le diamètre du soleil. et qui a été jugé par l'Académie digne d'être inséré dans le Recueil des savants étrangers: il venait d'être nommé astronome par decret impérial, lorsqu'une affection cérébrale l'a ravi à ses travaux et à la tendresse de sa mère dont il était la consolation et l'unique soutien. Mais les services qu'il avait rendus à la science assuraient à cette mère si craellement éprouvée, des droits au patrimoine des savants, et anjourd'hui adoptée par la Société des Amis des Sciences, protégée par la bienveillance de notre excellent collègue le directeur de l'Assistance publique, elle a trouvé à Sainte-Périnne la vie culme et douce à laquelle se bornait sa modeste ambition.

Non moins digne d'intérêt que madame Goujon, la respectable compagne d'un savant géomètre, privée de son mari par une maladie de quelques jours, s'est trouvée dans le plus cruel embarras en présence d'obligations impérieuses; votre conseil n'a pas hésité à lui remettre une somme de 700 fr., qui lui était nécessaire pour remplir ces obligations.

C'est encore avec une vive satisfaction que votre conseil a voté un secours annuel de 1,200 fr. en faveur d'un naturaliste qui a consacré cinquante ans de sa vie aux progrès de l'histoire naturelle, et spécialement de la conchibiologie dont il a enrichi le domaine par ses découvertes, par ses cuvrages et ses cellections.

N'ayant jamais en d'emploi rétribué, ce savant modeste s'est laissé entraîner par son ardeur passionnée pour la science, il a épuisé son patrimoine, soit à compléter ses collections et sa bibliothèque, soit à publier des ouvrages plus oudreux que lucratifs pour leur auteur; et parvenu à l'âge de seixante-huit ans, avec une vue affaiblie et une fortune presque entièrement réduite à des valeurs scientifiques difficiles à réaliser, il s'est trouvé dans la situation la plus inquiétante pour lui et pour sa famille.

Votre conseil ne s'est pas contenté d'accueillir favorablement la demande de cet honorable savant, il s'est empressé de s'associer à ses démarches, pour obtenir que ses précieuses richesses conchyliologiques soient acquises par l'État, au profit d'un de ses grands établissements.

Mais votre conseil, messieurs, ne se borne pas à l'emploi des ressources matérielles dont vous lui avez confié l'administration; chacun de ses membres, à l'exemple de son illustre président, est toujours prêt à mettre son action personnelle au service de la Société, et ce n'est pas là une des moindres forces de notre institution.

Pendant cinq ans, le nom de M. Jacob a figuré sur la liste des familles secourues par la Société. Dessinateur habile, M. Jacob est l'auteur, vous le savez, des magnifiques planches de ce grand ouvrage iconographique d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire, qu'il a publie avec le Dr Bourgery, et que l'Académie des sciences a couronné en 1844. Cette œuvre considérable, à laquelle ses auteurs ont consacré vingt ans de leur vie, a été pour eux la source des plus amères déceptions; loin de recueillir la juste récompense de tant de labeurs, ils ont été réduits à lutter contre des difficultés incessantes; Bourgery est mort dans la misère, et M. Jacob, octogénaire et infirme, était tombé lui-même dans la plus affreuse détresse, lorsque la Société des Amis des Sciences est venue lui tendre sa main secourable.

Votre conseil, après avoir assuré des moyens d'existence à ce digne vieillard et à sa compagne dévouée, a pris à ses risques et périls la défense de ses droits. C'est M. Hachette, notre trésorier, qui a bien voulu se constituer, au nom de la Société, le défenseur officieux des intérêts de M. Jacob et des héritiers Bourgery, et porter tout le poids de cette laborieuse et difficile affaire. Muni des pouvoirs nécessaires, M. Hachette a, pendant trois ans, mis en œuvre toutes les ressources de sa haute expé-

rience et de son inépuisable dévouement, pour obtenir une liquidation équitable de la société formée entre l'éditeur de l'Iconographie anatomique et ses infortunés auteurs. Il était bien tard malheureusement pour revenir sur tous les incidents d'un procès qui durait depuis dix-huit ans; cependant l'intervention de M. Hichette a eu des conséquences heureuses, et elle a mis un terme aux tristes débats, qui, depuis tant d'années, troublaient le repos de M. Jacob et de sa famille.

Dans une circonstance toute différente, mais non moins digne d'intérêt, votre conseil d'administration a encore obtenu d'heureux résultats.

Parmi les découvertes récentes de l'astronomie, la plus merveilleuse assurément est celles des satellites de Sirius.

Sans autre observatoire que son cabinet, sans autre instrument qu'une lunette de 4 pouces, M. Goldschmidt a découvert six de ces petites étoiles si difficiles à distinguer, que c'est à peine si elles ont pu être reconnues jusqu'à présent par d'autres astronomes, aidés des moyens d'observations les plus puissants.

C'est M. Goldschmidt, vous le savez, messieurs, qui après avoir cultivé la peinture jusqu'à cinquante ans, s'est épris tout à coup de la science des astres en assistant à une leçon de M. Leverrier, et qui compte dans ses états de service la découverte de dix-huit planètes, huit prix Lalande et la grande médaille d'or de la Société royale astronomique de Londres.

Il y a deux ans, cet infatigable observateur du ciel, oublieux des intérêts de la terre, et trop prodigue pour la science, de son modeste patrimoine, s'est vu aux prises avec les embarras d'une situation difficile; ses travaux lui donnaient des titres incontestables aux bienfaits de la Société; mais quoique fixé en France depuis vingt-sept ans, il y cût accompli toutes ses découvertes en astronomie, il n'avait pas la qualité de Français, et votre conseil, privé par cette circonstance du droit de disposer en sa faveur des fonds de la Société, avait dû se contenter d'appuyer auprès du garde des sceaux une demande de naturalisation en sa faveur. Le vœu de la Société, exprimé par son président, a été promptement réalisé, et le 21 décembre

dernier, l'Empereur, en accordant à M. Goldschmidt la naturalisation exceptionnelle, rattachait son nom et ses brillantes découvertes à la gloire scientifique de la France.

Heureuse et pacifique conquête, dont nous pouvons d'autant mieux nous applaudir, que la position de M. Goldschmidt s'est améliorée, et que notre nouveau concitoyen, en remerciant la Société de la haute faveur qu'elle lui a fait obtenir, l'a priée de réserver pour d'autres savants les biensaits qui lui étaient destinés.

Voilà, messieurs, le compte que nous avons à vous rendre de notre administration; voilà ce que nous avons pu faire avec les moyens si bornés encore dont nous pouvons disposer, et dans ces étroites limites de nos statuts, que nous sonnmes impatients de franchir, dès que nous serons assez riches pour l'oser sans imprudence. N'hésitons pas cependant à nous féliciter du bien que nous avons pu accomplir, car il montre à quel point notre institution était nécessaire, et combien elle est déjà puissante.

Mais que nous sommes loin encore de remplir tout entière la grande mission qui appartient à la Société de secours des Amis des Sciences, d'avoir constitué réellement l'assurance des savants et de leurs familles contre tous les risques de leur vie de labeurs, de sacrifices et d'espérances trop souvent déçues! Et nous ne comprenons pas seulement sous le nom de savants les lauréats de l'Institut, ou ceux dont les travaux ont obtenu sa haute approbation, mais tous ces hommes généreux qui ont concouru aux progrès de la science, tous ceux qui par de longues et pénibles études ont conquis leurs grades dans le génie civil ou militaire, ou qui instruisent la jeunesse dans nos Facultés, dans nos écoles, dans nos lycées, et qui, chacun dans sa sphère, travaillent à répandre les lumières de la science et les bienfaits de ses grandes découvertes.

Je vous en prends à témoin, messieurs, avec quel infatigable dévouement, avec quel zèle désintéressé ils prodiguent leur enseignement aux gens du monde, aux artisans, aux ouvriers!

Avec quel chaleureux empressement ils répondent aux nobles aspirations de la population parisienne, avide d'entendre la parole des maîtres de la science, de comprendre et d'admirer avec

eux les grands phénomènes de la nature, ses lois harmonieuses et ses merveilles infinies!

En présence de tant de services rendus et d'un si noble apostolat, pourrions-nous hésiter à redoubler d'efforts pour attirer à nous tous les cœurs généreux, pour actroître rapidement nos ressources, et hâter le moment où, élargissant les bases de notre institution, nous pourrons épargner désormais à tous les vrais serviteurs de la science la cruelle inquiétude ou la poignante douleur de laisser leurs familles sans protection et sans appui!

Nul, messieurs, n'avait mieux envisagé les vastes perspectives ouvertes à la Société des Amis des Sciences, que les deux éminents collègues que la mort a enlevés depuis un an à votre conseil, Moquin-Tandon et Charles Christofle, tous deux, comme Henri de Sénarmont, de si regrettable mémoire, associés par Thénard à la première pensée de son œuvre, tous deux ayant puissamment contribué à sa fondation et à ses progrès.

Moquin-Tandon, né à Montpellier en 1804, sous les chauds rayons d'un soleil méridional, initié dès l'enfance à la langue et à la poésie romanes, avait été introduit dans le sanctuaire des sciences naturelles par l'illustre Decandolle; élève et plus tard collaborateur d'Auguste de Saint-Hilaire, de Dunal et d'Antoine Dugez; esprit fin, actif, d'une vivacité pleine de charmes, d'où la science profonde jaillissait toujours sous une forme littéraire: professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, il était un des plus aimables modèles du véritable savant, et son âme tendre et chaleureuse avait puisé dans la variété et l'attrait de ses paisibles études, la plus active bienveillance pour la jeunesse studieuse et pour les laborieux promoteurs de la science; aussi avec quelle exactitude et quel zèle il a toujours pris part aux travaux de votre conseil et assisté à ses séances, où, quelques heures avant de le perdre pour toujours, nous entendions les derniers accents de sa parole sympathique!

Si Moquin-Tandon, par l'importance et l'originalité de ses œuvres, et les brillantes qualités de son esprit, représentait la science sous les aspects les plus élevés et les plus séduisants, Charles Christoffe personnifiait l'industrie et le commerce dans leur type le plus honorable et le plus distingué.

Après avoir, au début de sa carrière commerciale, imprimé une nouvelle activité à l'exportation de la joaillerie française, il s'est appliqué à établir en France l'argenture et la donné électrochimiques, et il est parvenu, à force de courage et de persévérance, à créer cette orfévrerie Christofle qui a popularisé son nom.

Vainqueur dans sa spécialité importante, de l'orfévrerie anglaise, au grand tournoi international de 1855, honoré de la grande médaille de l'exposition universelle, décoré de la croix d'officier de la Légion d'honneur, il a voulu consacrer à des actes de bienfaisance et à des encouragements pour la science et l'industrie une partie de la grande fortune qu'il avait noblement acquise. C'était un véritable et généreux ami des sciences, aussi fut-il appelé par Thénard à faire partie du conseil de la Société dès son origine, et il y fut, jusqu'à son dernier moment, l'un des plus dignes représentants de l'union féconde de la science et de l'industrie, et de la juste gratitude de l'industrie pour la science.

Quelle perte que celle de cet excellent collègue, et depuis deux années combien de vides dans nos rangs! Geoffroy Saint-Hilaire, de Sénarmont, Moquin-Tandon, Christofle ont succembé tour à tour; c'étaient les premiers élus de Thénard, les plus intimes confidents de ses vues bienfaisantes; privés de leur concours, inspirons-nous de leurs exemples, que leur souvenir soit désormais associé dans nos respects à celui de notre il-hustre fondateur, et offrons à leur mémoire l'hommage le plus digne d'elle, en travaillant avec une nouvelle ardeur aux progrès et au développement de l'œuvre qu'ils nous ont léguée.

Rapport sur les espèces, pilules, poudres simples et poudres composées, sait à la Société de pharmacie de Paris, en vue de la révision du Codex.

Par une commission d'étude, composée de MM. Guibourt, Adrias et Stanislas Martin, rapporteur.

( SUITE ET FIN. )

#### Masses pilulaires et pilules.

Les pilules sont des médicaments internes, d'une consistance de pâte serme que l'on divise en petites masses sphériques, afin d'en rendre l'ingestion plus sacile.

Les pilules peuvent être composées d'une infinité de substances, telles que des poudres végétales ou animales, des résines ou gommes-résines, des composés métalliques, des sels, des extraits, des sirops, etc., le tout mélangé dans des proportions propres à produire la consistance convenable, et battu dans un mortier jusqu'à ce que la masse soit parfaitement homogène.

Le mortier doit être de ser toutes les sois que la masse pilulaire est un peu considérable et qu'elle ne contient rien qui puisse agir sur le métal.

On peut faire dans un mortier de marbre les pilules qui sont d'une mixtion facile, comme celles qui résultent du mélange d'une poudre avec une conserve, un extrait mou ou du savon. On fait dans un mortier de porcelaine ou de gaïac celles qui contiennent des sels métalliques dangereux. Enfin un certain nombre de pilules magistrales peuvent se faire sur une tablette de verre, de marbre ou de porphyre, à l'aide d'un couteau de fer, d'argent ou d'ivoire. On emploie ce moyen surtout lorsque la masse est peu considérable et qu'on risquerait d'en laisser une partie contre les parois d'un mortier.

De quelque manière que la masse ait été obtenue, lorsqu'elle est terminée et qu'elle présente une coupe bien homogène, si elle est officinale on la renferme et on la conserve dans un pot

de faience muni de son couvercle; ou bien, si elle est magistrale, on la divise tout de suite, à l'aide d'instruments appropriés, dans le nombre prescrit de petites masses sphériques qui sont les pilules proprement dites.

Pour prévenir l'adhérence des pilules les unes avec les autres, on les recouvre le plus souvent d'une poudre inerte qui est ordinairement celle de lycopode, mais qui peut être différente. Souvent aussi on les enveloppe dans une feuille d'or ou d'argent. A cet effet, après les avoir arrondies une à une entre les doigts, on les jette immédiatement dans une sphère creuse en bois, où se trouvent déià quelques seuilles du métal indiqué. On ferme la boîte et on l'agite circulairement jusqu'à ce que la surface des pilules soit parfaitement argentée ou dorée. On recouvre de cette manière surtout les pilules composées de substances fétides ou très-amères; mais comme ce procédé ne remédie qu'imparsaitement à la saveur et surtout à l'odeur des pilules fortement aromatiques ou fétides, aujourd'hui on présère généralement les recouvrir d'une couche de gélatine, de gomme ou d'un corps résineux à l'état de dissolution concentrée, qui, en se séchant, forme un vernis imperméable à l'odeur et à la saveur de la masse. On peut également enrober les pilules dans une couche de sucre, ce qui leur donne la forme et l'aspect de petites dragées.

## Pilules d'aloès simples.

#### Pr. Aloès socotrin. . . . . . Q. S.

Faites dissoudre dans l'eau bouillante, passez, évaporez en consistance d'extrait solide et divisez en pilules de 10 centigrammes qui seront argentées.

Lorsqu'on ne veut faire qu'une petite quantité de ces pilules, on peut s'y prendre de la manière suivante:

On dissout dans un mortier une petite partie de l'aloès dans suffisante quantité d'alcool, on y ajoute le restant de l'aloès réduit en poudre et l'on forme du tout une masse que l'on divise comme la précédente.

# Pilules d'aloès et de coloquinte composées (Pilules panchymagogues, pilules de Rudius, extrait de coloquinte composé).

| Pr. Chair de coloquinte | 60 gram. |
|-------------------------|----------|
| Agaric blanc            | 40 —     |
| Racine d'ellébore noir  | 40 -     |
| - de jalap              | 40 —     |
| Cannelle fine           | 7.15     |
| Macis                   | 7,15     |
| Girofle                 | 7,15     |
| Aloès socotrin          | 80 gram. |
| Scammonée d'Alep        | 40'      |
| Akcool à 85 cent        | 000      |

Divisez ou pilez toutes les substances sèches, excepté l'aloès et la scammonée; faites-les digérer pendant huit jours dans la moitié de l'alcool, passez et exprimez, traitez le résidu par le reste de l'alcool; faites dissoudre dans les liqueurs réunies l'aloès et la scammonée; filtrez, distillez l'alcool au bainmarie, terminez l'évaporation dans une capsule au bain-marie, jusqu'en consistance pilulaire. Le produit pèsera environ 160 grammes.

## Pilules aloétiques fétides (pilules bénites de Fuller).

| Pr. | Aloès socotrin 10         | 6 |
|-----|---------------------------|---|
|     | Séné mandé                | 8 |
|     | Asa-setida en larmes      | 4 |
| ٠.  | Galbanum.                 | 4 |
|     | Myrrhe                    | 4 |
|     | Safram                    | 4 |
|     | Macia.                    | 2 |
|     | Sulfate de fer purifié 24 | í |

#### Faites une peudre compesée à laquelle vous ajouteres :

| Huile de saccin rectifiée. |   | •  |   | 2    |
|----------------------------|---|----|---|------|
| Sixop d'armoise composé.   | • | •  |   | 32   |
| ,                          |   |    | - |      |
| -                          |   | ٠. |   | 4000 |

Faites des pilules de 20 centigrammes, dont chacune contient 5 centigrammes de sulfate de fer et 3 centigrammes d'aloès.

| •                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pilules d'aloès et de gomme-gutte                                                                                 | •           |
| (Pilules écossaises ou d'Anderson).                                                                               |             |
| Pr. Pondre d'aloès 6  — de gomme gutte 6  Huile essentielle d'anis                                                |             |
| Faites une masse que vous diviserez à mesure d<br>pilules de 20 centigrammes.                                     | u besoin en |
| Pilules d'aloès myrrho-safranées. (Pilules de                                                                     | Rufus.)     |
| Pr. Aloès pulvérisé                                                                                               |             |
| Pilules d'aloès et de rhubarde (au lieu des pilules an                                                            | ste-cibum). |
| Pr. Poudre d'aloès                                                                                                |             |
| Mêlez et faites de pilules de 10 centigrammes, do contient 5 centigrammes d'aloès et 2,5 centigramme de rhubarbe. |             |
| Pilules aloétiques savonneuses                                                                                    | . 'i        |
| (Pilules anti-ictériques de Buchan).                                                                              |             |

Mêlez. Faites des pilules de 20 centigrammes.

-Pr. Poudre d'aloès. . . . . .

- de rhubarbe. . . . . . Savon médicinal..... Pilules alunées d' Helnétius

de sangdragon. . . . .

10

Pr. Pondre d'alun.

## Miel rosat. 40 . Mêlez et faites des pilules de 20 centigrammes. Pilules arsenicales (pilules asiatiques). Pr. Acide arsénieux porphyrisé. . . . Poivre noir en poudre très-fine. . Gomme arabique. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eau distillée. . . . . . . . . Q. S. Triturez pendant longtemps et avec précaution l'acide arsénieux et le poivre dans un mortier de fer, ajoutez-v la gomme arabique; transvasez le tout dans un mortier de porcelaine, aioutez-v la quantité d'eau nécessaire pour en sormer 100 pilules. Chacune contient 5 milligrammes ou 1/2 centigramme d'acide arsénieux. Pilules astringentes de Capuron. Pr. Poudres de cachou. . . . . . d'alun. . Sirop de roses rouges. . . . . . Q.S. Faites des pilules de 20 centigrammes. Pilules balsamiques de Morton. 36 gram. de gomme ammoniaque. . . Poudre de Safran. . . . . . . . . . . . . . . . . de soufre anisé. . . . . .

Mêlez et battez longtemps pour obtenir une masse bien liée

On obtient le baume de soufre en faisant digérer au bain de

et homogène ; faites des pilules de 20 centigrammes.

sable 1 partie de fleurs de soufre dans 4 parties d'huile essentielle d'anis, jusqu'a ce que l'huile ait pris une couleur rouge et que le soufre soit en grande partie dissous. On laisse refroidir et l'on décante.

#### Pilules de carbonate de fer et de potasse.

(Pilules de Blaud modifiées).

| Pr. | Protosulfate de fer pur cristallisé. |      | - |
|-----|--------------------------------------|------|---|
|     | Bicarbonate de potasse               | 20   | _ |
|     | Poudre de gomme arabique             | . 5  |   |
|     | — de guimanve                        | . 'з |   |

Triturez ensemble les deux sels dans un mortier de ser : ils se décomposent mutuellement, s'humectent un peu et se des-sèchent bientôt après. Ajoutez-y les poudres de guimauve et de gomme qui liquésient le mélange; le tout battu ensemble sorme une masse qui reste molle assez longtemps pour qu'on puisse la diviser en 100 pilules. Celles-ci doivent être roulées dans de la poudre impalpable de ser et recouvertes ensuite d'une couche conservatrice de gélatine. Dans cette sormule, la dose de bicarbonate de potasse est plus que sussisante pour décomposer le sulsate de fer. Le ser s'y trouve donc à l'état de protocarbonate hydraté; chaque pilule contient en outre 0°,037 de bicarbonate de potasse non décomposé.

## Pilules de protocarbonate de fer (Pilules ferrugineuses de Vallet).

| Pr. | Protosulfate de fer pur et cristallisé 100 |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
|     | Carbonate de soude pur et cristallisé 120  |  |
|     | Miel blanc purifié par fusion 60           |  |
|     | Sucre blancQ. S                            |  |

Faites dissoudre à chaud le sulfate de fer dans suffisante quantité d'eau contenant 1/16 de son poids de sucre et privée d'air par l'ébullition. Opérez de même la solution du carbonate de soude dans de l'eau non aérée et sucrée. Filtrez séparément les deux solutés et réunissez-les dans un flacon bouché en verre qui en soit presque entièrement rempli. Agitez, puis laissez reposer pour opérer la précipitation du carbonate de fer

hydraté. Décantes le liquide surnageant à l'aide d'un siphon, remplacez-le par de nouvelle eau sucrée et privée d'air; continuez ce lavage en wase clos jusqu'à ce que le liquide n'enlève plus ni sulfate ni carbonate alcalin.

Décantez le liquide une dernière fois, jetez le carbonate de fer sur une toile serrée, imprégnée de sirop de sucre; exprimez fortement et mettez le carbonate dans une capsule avec le miel préalablement fondu sans eau, passé et pesé. On remarque que le mélange se liquéfie par l'action du miel sur l'eau contenue dans le carbonate ferreux.

Concentrez très-promptement le mélange au bain-marie jusqu'en consistance pilulaire, en y ajoutant, au besoin, un peu de poudre de réglisse. On pèse la masse et on la divise en 600 pilules que l'on roule dans la poudre de fer porphyrisé, ou que l'on argente. On renferme les pilules dans des flacons de verre hermétiquement bouchés.

### Pilules de ciguë.

Pr. Extrait de ciguë fait avec le suc dépuré. 5 gram. Poudre de ciguë. . . . . . . . . . Q. S.

#### Pour faire 100 pilales argentées.

#### Pilules de Copahu.

Pr. Oléorésine de copahu. . . . . . 1 part. Hydrecarbonate de megnésie. . . 1 —

Mêlez et formez une masse homogène que l'on divise en pilules de 4 décigrammes.

Ces pilules doivent être recouvertes d'une couche de gélatine, de gomme, ou enrobées dans du sucre comme des dragées.

#### Pilules de croton-tiglium.

Melez exactement et divisez la masse en 10 pilules.

## Pilules de cynoglosse apiacées (vulg. pilules de cynoglosse).

| Pr. | Extrai | t d'opium                         | L  |
|-----|--------|-----------------------------------|----|
|     | Poud   | re de semences de jusquiame       | 10 |
|     |        | d'écorce de racine de cynoglosse. | 0  |
|     |        | de myrrhe                         | 15 |
|     | ·      | d'oliban                          | 12 |
|     |        | de safran                         | 4  |
|     |        | de castoréum                      | 4  |
|     | Sirop  | de miel                           | 35 |
|     |        | 14                                | 90 |

Prenez les poudres toutes faites de myrrhe, d'oliban, de safran et de castoréum; mais l'écorce de racine de cynoglosse et les semences de jusquimme pouvant difficilement être pulvérisées séparément, on prend un quart en sus de ces deux substances et on les fait sécher à l'étuve; on les pile ensemble et l'on en retire la quantité de poudre nécessaire, c'est-à-dine 20 gram. qu'on ajoute aux autres poudres.

Alors on fait liquésier dans un pot, au bain-marie, l'extrait d'opium dans le sirop de miel. On y ajoute dans un mortier de ser toutes les poudres, et l'on sorme du tout une masse plastique et homogène. On conserve cette masse dans un pot de saïence sermé. On la divise au besoin en pilules de 20 centigrammes dont chacune contient 2 centigrammes d'extrait d'opium et autant de poudre de seinences de jusquiame.

#### Pilules hydragogues de Bontius.

| Pr. | Aloès socotrin    | • |  |   | re gram. |
|-----|-------------------|---|--|---|----------|
|     | Gemme-gutte       | • |  | • | 10       |
|     | Gomme ammoniaque. |   |  |   |          |
|     | Vinaigre blanc    |   |  |   | 6o       |

Faites dissoudre les trois premières subtances dans la moitié du vinaigre; passez avec expression, versez le reste du vinaigre sur le résidu et chauffez de nouveau; réunissez les liqueurs et faites-les évaperer à la chaleur du bain-marie jusqu'en consistance pilulaire. Faites des pilules du poids de 20 centigrammes.

## Pilules de deutochlorure de mercure, pilules majeures d'Hoffmann.

|                | de mercure porphyrisé |       |  |
|----------------|-----------------------|-------|--|
| Eau distillée. |                       | 2,00  |  |
| Mie de pain 1  | récente               | 12.00 |  |

Triturez dans un mortier de porcelaine le deutochlorure avec l'eau; incorporez-y la mie de pain bien divisée et battez la masse jusqu'à ce qu'elle soit devenue parfaitement homogène et bien liée. Divisez en 100 pilules dont chacune contient 5 milligrammes ou 1/2 centigramme de deutochlorure.

## Pilules de cyanure de mercure opiacées.

#### (Pilules de Parent Duchatelet).

| Pr. | Cyanure de mercure porphyrisé | 50 centig |
|-----|-------------------------------|-----------|
|     | Extrait d'opium               | 50 —      |
|     | Mie de pain récente           | 5 gram.   |
|     | Miel fin                      | Q. S.     |

Divisez dans un mortier de porcelaine l'extrait d'opium dans une petite quantité de miel, ajoutez-y le cyanure, puis la mie de pain, faites du tout une masse homogène à diviser en 100 pilules.

Chaque pilule contient 5 milligrammes de cyanure de mercure et autant d'extrait d'opium.

### Pilules de deutoiodure de mercure.

| Pr. Deutoiodure de mercure |  |  |  |  | 0,50  |
|----------------------------|--|--|--|--|-------|
| Extrait de genièvre        |  |  |  |  | 5,00  |
| Poudre de réglisse         |  |  |  |  | Q. S. |

Mélangez exactement dans un mortier de porcelaine le deutoiodure avec l'extrait de genièvre; ajoutez la quantité nécessaire de poudre de réglisse et saites une masse que vous diviserez en 100 pilules.

Chaque pilule contient 5 milligrammes ou 1/2 centigramme de deuto-iodure.

#### Pilules de protoiodure de mercure.

| Pr. | Protoiodure de mercure. |   | • |   | ı gr  | am. |
|-----|-------------------------|---|---|---|-------|-----|
|     | Extrait de genièvre     | • |   | • | 10 -  | -   |
|     | Poudre de réglisse      | • |   |   | Q. S. |     |

Mélangez exactement, dans un mortier de porcelaine, le protoiodure avec l'extrait de genièvre, ajoutez-y quantité suffisante de poudre de réglisse et faites une masse que vous diviserez en 100 pilules. Chaque pilule contient 1 centigramme de protoiodure.

#### Pilules d'iodure hydrargyro-potassique de Puche.

| Pr. | Deutoiodure de mercure. |  |  | 1  | gram |
|-----|-------------------------|--|--|----|------|
|     | Iodure de potassium     |  |  | 1  |      |
|     | Poudre de guimauve      |  |  | 5  | -    |
|     | Sirop de gomme          |  |  | Q. | S.   |

Faites dissoudre, dans un mortier de porcelaine, l'iodure de potassium dans une petite quantité de sirop de gomme, ajoutez-y le deutoiodure et opérez-en de même la dissolution qui sera complète lorsque la couleur rouge du deutoiodure aura disparu; ajoutez alors la poudre de réglisse et faites une masse que vous diviserez en 100 pilules. On les recouvre ordinairement d'une couche de gélatine employée en dissolution trèsconcentrée. Chaque pilule contient 1 centigramme de deutoiodure mélangé avec un excès d'iodure de potassium.

#### Pilules d'iodure de mercure opiacées (Ricord).

| Pr. Protoiodure de mercure. |   |  |      |
|-----------------------------|---|--|------|
| Extrait d'opium             | • |  | 2    |
| Conserve de roses           |   |  | 10 — |
| Poudre de guimauve          |   |  |      |

Mêlez exactement l'extrait d'opium à la conserve de roses, ajoutez-y le protoiodure, puis la quantité nécessaire de poudre de guimauve; divisez la masse en 100 pilules.

Chaque pilule contient 5 centigrammes de protoiodure et 2 centigrammes d'extrait d'opium.

Journ. de Pharm. et de Chim. 3° sanis. T. XLV. (Mai 1864.)

Digitized by Google

#### Pilules de protoiodure de fer.

| Pr. | Iode                  |  |  |  |    |  |
|-----|-----------------------|--|--|--|----|--|
|     | Limaille de fer pure. |  |  |  | 20 |  |
|     | Eats distillée        |  |  |  | 80 |  |
|     | Miel blanc purifié.   |  |  |  |    |  |

Pour 1000 pilules. Mettez dans un ballon de verre l'eau, l'iode et le fer. Agitez vivement, puis bouchez le ballont au bout de peu de temps, dès que la liqueur est devenue verdâtre, on la filtre au-dessus d'une capsule en fer battu dont la tare est faite et qui contient le miel purifié. On lave le ballon et le filtre avec 10 grammes de nouvelle eau légèrement miellée. On évapore les liqueurs réunies d'abord rapidement, puis plus doucement à la fin, jusqu'à ce que le produit soit réduit à 100 grammes. On y ajoute suffisante quantité de poudres de guimauve et de réglisse prises à partie égale.

La masse qui en résulte devant former 1000 pilules, il faut d'abord la piler et la partager à l'aîde de la balance, en 40 petites masses égales, dont chacune est ensuite divisée en 25 pilules. Pour mettre ces petites masses et cès pilules à l'abri de l'action de l'air, on les jette à mesure qu'on les forme, dans de la poudre de fer porphyrisée. Les pilules sont enfin arrosées avec un soluté concentré de baume de Tolu dans l'éther et renfermées, après la volatilisation de l'éther, dans de petits flacons de verre bouchés hermétiquement.

#### Pilules mercurielles simples. (Pilules bleues, Pharm. Lond.)

| Pr. | Mercure pur         |   |   |  |  |    | 2  | gram. |
|-----|---------------------|---|---|--|--|----|----|-------|
|     | Conserve de roses.  |   | • |  |  |    | 3  | _     |
|     | Poudre de réglisse. | ٠ |   |  |  |    | 1  |       |
|     |                     |   |   |  |  | ٠. | -  | _     |
|     |                     |   |   |  |  |    | 16 |       |

Triturez dans un mortier de marbre le mercure avec la conserve de roses jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus de petits globules métalliques; ajoutez la poudre de réglisse et divisez la masse en 40 pilules dont chacune contient 5 centigrammes de mercure.

#### Pilules mercurielles cicutées. (Pilules mercurielles de Plenck.)

Pr. Pilules mercurielles simples. . . . . 3 gram.

Extraît de ciguë avec le suc dépuré. . . 1

Mélez et divises en 20 pilules dont chacune contieut 5 centigrammes de mercura et autant d'extrait de ciguë.

#### Pilules mercurielles d'Hahnemann.

Faîtes 100 pilules dont chacune contient 5 milligrammes ou 172 centigramme du composé mercuriel.

#### Pilules mercurielles purgatives (dites pilules de Belloste).

| Pr. | Mercure pur                 | 6о         |
|-----|-----------------------------|------------|
|     | Miel blanc un peu liquide   | <b>6</b> 0 |
|     | Aloès socotrin pulvérisé    | 60         |
|     | Rhubarbe pulvérisée         | 3о         |
|     | Scammonée d'Alep pulvérisée | 30         |
|     | Poivre noir pulvérisé       | 10         |
|     |                             | 240        |

Triturez dans un mortier le mercure avec le miel et une partie de l'aloès, jusqu'à ce qu'on ne découvre plus de globule métallique à l'aide d'une loupe. Ajoutez le restant de l'aloès et les autres poudres; faites du tout une masse homogène que vous diviserez en pilules de 20 centigrammes.

Chaque pilule aoutient 5 centigrammes de mercure, autant d'aloès et 1 agns., 17 de scammonéq.

#### Pilules mercurielles savanneuses. (Pilules de Sédillot.)

Faites une masse homogène que vous diviserez en pilules de 2 décigrammes dont chacune contient 5 centigrammes de mercure.

#### Pilules de Méalin.

| Pr. | Extrait | de   | jusqu ame.                 | • |  |  |  | 10 |
|-----|---------|------|----------------------------|---|--|--|--|----|
|     |         | de   | v <b>a</b> lérian <b>e</b> | • |  |  |  | 10 |
|     | Oxyde   | de : | zinc.                      |   |  |  |  | 10 |

Mêlez, faites des pilules de 15 centigrammes dont l'une contient 5 centigrammes de chacune des substances composantes.

### Pilules de nitrate d'argent. (Pilules anti-épileptiques.)

Pr. Nitrate d'argent cristallisé. . . . . 5 centigr. Mie de pain tendre. . . . . . . 2 gram.

Mêlez exactement dans un mortier de porcelaine et divisez en 100 pilules dont chacune renferme 1/2 centigramme de nitrate d'argent.

#### Pilules de nitrate d'argent composées (Mérat).

|     |                               |  |   |   |          | gt.  |
|-----|-------------------------------|--|---|---|----------|------|
| Pr. | Nitrate d'argent cristallisé. |  | • | • | •        | 0,20 |
|     | Camphre pulvérisé             |  |   |   | <b>'</b> | 1,00 |
|     | Musc tonquin                  |  |   |   |          | 0,50 |
|     | Extrait d'opium               |  |   |   | •        | 0,50 |

Triturez dans un mortier de marbre ou de porcelaine le nitrate d'argent avec le camphre; ajoutez le musc, l'extrait d'opium et faites du tout une masse homogène que vous diviserez en 20 pilules; chaque pilule correspond à 1 centigramme de nitrate d'argent, 5 centigrammes de camphre, 2 centigrammes 1/2 de musc et autant d'extrait d'opium.

#### Pilules de nitre camphrées.

| Pr. | Azotate de potasse. |   |   |   |   | 10 | gram. |
|-----|---------------------|---|---|---|---|----|-------|
|     | Campbre puivérisé.  |   |   |   |   |    |       |
|     | Conserve de roses   | • | • | • | : | 5  | _     |
|     |                     |   |   | • | ٠ |    | • _   |

Mêlez et faites des pilules de 20 centigrammes dont chacune contient 10 centigrammes d'azotate de potasse et 5 centigrammes de camphre.

### Pilules d'extrait de noix vomique.

Pr. Extrait alcoolique de noix vomique. 2 gram. Poudre de guimauve. . . . . . Q. S. Divisez en 40 pilules dont chacune contient 5 centigrammes d'extrait de noix vomique.

#### Pilules sanonneuses nitrées.

| Pr. | Savon médicinal               |   |   | 80  |
|-----|-------------------------------|---|---|-----|
|     | Poudre de racine de guimauve. | • |   | 10  |
|     | Azotate de potasse pulvérisé. | • | : | 10  |
|     |                               |   |   | 100 |

Battez le savon dans un mortier de marbre, ajoutez-y le nitrate de potasse et la poudre de guimauve et faites du tout une masse homogène que vous diviserez en pilules de 20 centigrammes. Chaque pilule contient 16 centigrammes de savon et 2 centigrammes d'azotate de potasse.

#### Pilules scillitiques.

| Pr. Poudre de scille  | . 3 | gram |
|-----------------------|-----|------|
| — de gomme ammoniaque | . 1 | _    |
| Oxymel scillitique    | . 1 | -    |
| •                     | -   |      |
|                       | 5   |      |

Faites une masse que vous diviserez en 25 pilules, dont chacune contient 12 centigrammes de poudre de scille et 4 centigrammes de gomme ammoniaque.

#### Pilules de soufre doré mercurielles.

#### (Pilules altérantes simples de Plummer.)

| Pr. | Soufre doré d'antimoine  | 1 | gram |
|-----|--------------------------|---|------|
|     | Protochlorure de mercure | ı |      |
|     | Extrait de fumeterre     | 1 |      |

Faites des pilules de 15 centigrammes contenant 5 centigrammes de chacune des matières composantes.

#### Pilules de strychnine (Magendie).

| Pr. | Strychnine pure cristallisée. |  | • | 10 centigr. |
|-----|-------------------------------|--|---|-------------|
|     | Conserve de roses             |  |   |             |

Pour faire 25 pilules dont chacune contient 4 milligrammes de strychnine.

#### Pilules de styraz.

Pour faire des pilules de 4 décigrammes chacune.

#### Pilules de sulfate de morphine.

Faites une mane à diviser en 100 pitules; chaque pifule contient 1 centigramme de suifate de morphine.

On prépare de même les pilules de codéine, avec la codéine quistallisée.

#### Pilules de salfate de quinine.

Pr. Sulfate de quinine cristallisé. . . . . 1 gram. Miel blanc. . . . . . . . . . . . . Q. S.

Incorporez le sulfate avec du miel sur une plaque de marbre, avec un couteau d'ivoire; faites-en une masse homogène que vous diviserez en 10 pilules. On les roule dans la poudre d'amidon; chaque pilule contient 10 centigrammes de sel de quiniere.

### Pilules de térébenshine.

## Extrait du Procès-verbal 🕒

De la seance de la Société de pharmacia de Paris, du 6 avril 1864.

Présidence de M. Bouner.

La correspondance manuscrite comprend:

1° Une lettre renfermant un pli cacheté, adressée à la Société par M. Burin-Dubuisson, l'un de ses membres correspondants;

2° Une lettre de M. Brunner, de Vienne (Ausriche), qui alemande, au nom d'une dame autrichienne dont il se fait l'interprète, que la Société lui fasse connaître les conditions du concours institué par elle pour la recherche d'un fébrifuge pouvant remplacer le quinquina.

La correspondance imprimée comprend:

- 1° Le Journal de pharmacie et de chimie; 2° le Journal de pharmacie de Lisbonne; 3° le Journal de pharmacie de la Société d'Anvers; 4°1' American journal of pharmacy; 5° le numero de mars du Chemist and druggist; 6° le Journal de chimie médicale de M. Chevalier; 7° le Pharmaceutical journal; 8° El Restaurador farmaceutico (4 numéros); 9° la Gazette médicale d'Orient (4 numéros); 10° le Compte vendu du Cercle pharmaceutique de la Marne pour les années 1862 et 1863; 11° une brochure de M. Bonjean, de Chambéry, sur diverses préparations pharmaceutiques dont il est l'auteur.
- M. Stav. Martin adresse à la Société une note contenant des renseignements sur le papier et les tissus que l'on prépare avec les feuilles des pinus austriaca et sylvestris.
- M. Stan. Hartin présente en même temps des échantillons de fèves et d'huiles de carapa touloucouna.

M. Chautard adresse une note sur la présence de l'acide caprolique dans les flettrs du satyrium hircinum, plante qui présente, comme on le sait, une odeur de bouc très-prononcée.

D'après M. Chautard, cette odeurserait due à l'existence, dans les sleurs de cette orchidée, de plusieurs acides de la série homologue C<sup>2</sup> H<sup>2</sup> O<sup>4</sup> et principalement de l'acide caproique.

Les fleurs de l'orchis coriophore, qui exhalent une odeur de punaise, ont aussi, par la distillation au contact de l'eau, sourni à M. Chautard un liquide rougissant le tournesol; mais la nature de ce produit n'a pu être déterminée.

A l'occasion de cette note, M. Béchamp, correspondant de Montpellier, présent à la séance, fait une communication relative à l'odeur qu'exhale la pulpe des fruits du ginkgo bilaba, (salysburra gincko, Sm).

Le ginkgo du Japon est une conifère dioïque que l'on a pur rendre monoïque en greffant des rameaux semelles sur l'individu mâle. L'expérience a d'abord été tentée au jardin botanique de Montpellier; elle a si bien réussi que l'on peut, dit M. Béchamp, obtenir d'un seul arbre environ 25 à 30 kilog. de fruits par année. Ces fruits renferment dans un péricarpe charnu une amande blanche, comestible, en grande partie constituée par un albumen qui ne contient pas moins de 90 pour 100 de fécule. La pulpe du fruit répand une forte odeur d'acide butyrique et valérianique réunis.

L'analyse que M. Béchamp a faite de cette pulpe lui a démontré qu'en outre des acides butyrique et valérique, le péricarpe du ginkgo renferme, en très-notable proportion, de l'acide acétique et de l'acide formique. De plus, sans affirmer le fait d'une manière certaine, M. Béchamp incline à croire qu'il existe aussi dans ces fruits une petite proportion d'acide propionique. S'il en était ainsi tous les acides de la série C<sup>2n</sup> H<sup>2n</sup> O<sup>4</sup>, depuis l'acide formique C<sup>2</sup> H<sup>2</sup> O<sup>4</sup> jusqu'à l'acide caproïque C<sup>12</sup> H<sup>12</sup> O<sup>4</sup> se trouveraient réunis dans les drupes du ginkgo.

M. Béchamp expose ensuite devant la Société les résultats de ses recherches sur les modifications que les moisissures font naître dans les milieux où elle se développent.

Selon M. Béchamp, la transformation en glucose du sucre de canne en présence de l'eau seule, serait uniquement due à une production de moisissure.

Le chlorure de zinc ajouté à de l'eau tenant en suspension de la fécule peut changer celle-ci en fécule soluble, mais non en glucose, à moins que des moisissures n'interviennent. Le même sel peut rester pendant plusieurs moisensolution dans l'eau avec le sucre de canne sans lui faire subir la moindre altération.

La créosote, dit M. Béchamp, n'est pas un antiseptique, en ce sens qu'elle n'enpêche pas la fermentation putride de se continuer dans les liquides putréfiés, mais elle s'oppose à la putréfaction dans les liquides où celle-ci n'est pas encore établie; en d'autres termes, la présence de la créosote dans un liquide constitue un milieu dans lequel les spores des mucédinées et les germes d'infusoires ne peuvent éclore; mais lorsque ceux-ci sont une fois éclos, la créosote ne peut entraver leur développement.

Les huiles essentielles, ajoute M. Béchamp, jouissent de la même propriété, et c'est pour cette raison que les eaux distillées aromatiques se conservent beaucoup mieux que les eaux distillées inodores.

- M. Lefort fait observer à M. Béchamp que l'eau distillée de menthe, bien que très-chargée d'huile volatile, se conserve néanmoins assez mal.
- M. Béchamp dit avoir remarqué, au contraire, que cette eau se conserve parfaitement lorsqu'elle est préparée avec soin.
- M. Gobley appuie l'assertion de M. Béchamp. L'eau de menthe, dit-il, est difficile à préparer; la plante monte avec une grande facilité dans le chapiteau, et des éléments étrangers peuvent se trouver mêlés au produit de la distillation.
- M. Robinet communique à la Société les conclusions d'un travail qu'il a entrepris sur le dosage des gaz contenus dans les eaux potables et dans divers liquides hydrocarburés.

Par 1,000 cent. cubes, l'huile de pétrole peut dégager à l'ébullition 68 cent. cubes de gaz, la benzine 140, l'essence de térébenthine 241,85.

Ces mêmes liquides, privés par l'ébullition des gaz qu'ils tenaient dissous, sont susceptibles d'absorber un volume d'air égal à celui du gaz qu'ils renfermaient primitivement.

M. Baudrimont lit une note sur la présence du soufre dans le succin. (Renvoyée au Journal de pharmacie.)

L'ordre du jour appelle la lecture d'un supplément de rapport présenté par M. Marais, au nom de la commission des eaux distillées.

La commission exprime le vœu que la proportion d'acide cyanhydrique contenue dans l'eau de laurier-cerise soit fixée par un dosage à 50 milligrammes pour 100 grammes.

- M. Gobley est de cet avis, et propose de continuer la distillation jusqu'à ce que la somme des produits obtenus fournisse le résultat désiré.
- M. Guibourt préférerait ramener l'eau à 50 milligrammes d'acide par une addition d'eau distillée simple.
- MM. Boudet et Gobley font judicieusement observer que l'eau de laurier-cerise contient d'autres principes que l'acide cyanhydrique et qu'il y a avantage à continuer la distillation.
- M. Mayet partage cette opinion. Il a, sur ce sujet, adressé autresois à la Société, un travail dans lequel il a cherché à fixer

le rapport le plus convenable à établir entre le poids de la plante et le poids du produit distillé. Il s'est assuré que les principes volatils du laurier-cerise ne passent pas en totalité dans le premier temps de la distillation; les produits que l'on obtient deviennent de plus en plus faibles, mais ils ne sont à pen près complétement inodores que lorsque l'on a recueilli 3 parties d'eau distillée pour 2 parties de plante.

La Société, consultée, adopte les proportions indiquées par M. Mayet.

MM. Paul Blondeau, Vuafiard et Mayet proposent, contrairement à l'opinion émise par la commission, de contuser préalablement les roses avant de les soumettre à la distillation. On obtient ainsi, suivant eux, une can plus aromatique et qui se conserve bien.

La Société, consultée, se prononce pour la contusion des reses.

Elle adopte également, et d'une manière générale pour toutes les eaux distillées médicinales, la distillation à la vapeur pratiquée dans les conditions qu'indique le rapport de M. Marais, rapport qui sera ultérieurement publié.

Quant aux mode de conservation des eaux distillées, les opinions sont assez divergentes :

Mrais pense que le procédé d'Appert pourrait être employé et qu'il mettrait à l'abri des causes d'altération.

M. Leconte, s'appuyant sur des expériences de M. Dumas, croit qu'il faudrait, pour éviter toute chance d'altération, remplir exactement les flacons et les fermer à la lampe.

M. Guibourt fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'employer le procédé d'Appert, et qu'il suffit de conserver l'esu distillée dans des flacons à l'émeri.

M. Duroy dit qu'en lavant les bouteilles à l'eau distiliée et n'employant que des bouchons de liége neufs, à la surface desquels n'existent pas de matières organiques, les eaux se consurvent parfaitement bien. Tout se réduit, suivant lui, à une simple question de propreté.

La Société se constitue en comité secret pour entendre le rapport de M. Mayet sur la candidature de M. Vigier au titre de membre résidant. A quatre heures un quart la séance publique est reprise, et M. Lefort lit un rapport sur le travail de M. Fraisse, candidat à une place de membre correspondant. La séance est levée à quatre heures et demie.

## Chronique.

- Par décret impérial du 14 mars, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur:
  - M. Robaglia, pharmacien-major de première elasse;
  - M. Puig, pharmacien aide-major de première classe.
- -L'École du service de santé militaire de Strasbourg recevra des pharmaciens-élèves, en vertu d'un décret du 27 avril dernier, que nous publicrons prochainement.

Les conditions d'admission sont les suivantes :

- 1° Avoir moins de vingt ans révolus au 1er janvier de l'année courante;
  - 2º Étre pourvu du diplôme de bachelier ès sciences physiques;
  - 3º Justifier de trois année de stage;
- 4° Avoir satisfait à des épreuves déterminées par le ministre de la guerre.

Les frais d'inscriptions, de conférences, d'examens, etc., sont payés par le ministre de la guerre.

Les élèves peuvent obtenir des bourses, des demi-bourses et des trousseaux.

Les élèves qui auront quatre ou huit inscriptions et qui auront subi avec succès les examens semestriels pourront être admis en seconde ou troisième année.

On continuera probablement à admettre au Val-de-Grâce les pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe aux conditions consses.

Concours pour la nomination de cinq agrégés dans les Écoles supérieures de pharmacie.

M. le ministre de l'instruction publique, par un arrêté inséré au Moniteur le 11 avril, a prescrit l'ouverture d'un concours

pour cinq places d'agrégés pour la section d'histoire naturelle médicale et de pharmacie, à savoir trois agrégés pour l'École de pharmacie de Pariset un pour chacune des Écoles de Montpellier et Strasbourg.

Ce concours devant s'ouvrir le 15 octobre à l'École supérieure de pharmacie de Paris, nous croyons utile de rappeler les principaux articles du statut sur l'agrégation du 20 décembre 1855, qui établit les conditions de ce concours.

#### ART. 67

Les agrégés des Écoles supérieures de pharmacie sont nommés pour dix ans et renouvelés, par moitié, tous les cinq ans.

#### ART. 68.

Ils sont partagés en deux sections: Section de physique, de chimie et de toxicologie; Section d'histoire naturelle médicale et de pharmacie.

#### ART. 69.

Les épreuves préparatoires consistent:

- 1° Dans l'appréciation des services et des travaux antérieurs des candidats:
  - 2º Dans une composition sur un sujet de pharmacie.

Huit heures sont acordées pour la composition.

La dispense de la composition peut être accordée dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 53 (1).

#### ART. 70.

Les épreuves définitives sont au nombre de trois: les leçons orales, l'argumentation, les épreuves pratiques.

#### ART. 71.

Il y a deux leçons orales, l'une faite après vingt-quatre heures de préparation libre, sur un sujet d'histoire naturelle ou de

<sup>(1)</sup> ART. 53 Dernier paragraphe.

Les candidats que le jury, d'après l'appréciation de leurs titres antérieurs, croit dignes d'être admis directement aux épreuves définitives, sont dispensés de la composition.

chimie générale; l'autre après trois heures de préparation dans une salle fermée, sur une question relative à l'enseignement spécial pour lequel le candidat s'est inscrit.

#### ART. 72.

Les épreuves pratiques sont empruntées à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat s'est inscrit.

La nature de chaque épreuve est déterminée par le président, de concert avec le jury.

Les préparations se font dans une salle sermée, sous la surveillance d'un membre du jury.

L'épreuve terminée, les candidats font publiquement pendant une demi-heure au plus, l'exposé des procédés qu'ils ont suivis, et la description des plantes ou autres objets d'histoire naturelle qu'il ont eu à examiner.

Le résultat de l'épreuve de toxicologie est présenté sous forme de rapport judiciaire.

#### ART. 73.

Pour la thèse et l'argumentation, il est procédé comme il a été dit à l'article 56, en ce qui concerne l'agrégation des Facultés des sciences (1).

Conformément à l'art. 56 cité plus haut, M. le ministre, par un arrêté du 21 avril, a déterminé de la manière suivante les sujets de thèse que pourront traiter à leur choix les candidats:

- 1° Des solanées;
- 2º Des quinquinas;

#### (1) ART. 56.

Les sujets de thèse, parmi lesquels chaque candidat choisit librement celui qui convient à ses études, sont arrêtés et publiés par le ministre, six mois au moins avant l'ouverture du con ours.

Ces sujets de thèse sont pris dans les subdivisions du programme de la licence. Trois sujets au moins sont indiqués pour chaque subdivision,

Les thèses sont remises par les candidats le jour de l'ouverture des épreuves définitives. Si les thèses sont imprimées, elles sont placées sous cachet jusqu'au jour de la distribution. Si elles sont manuscrites, chaque 3º Des préparations mercurielles; mercure et composés mercuriaux usités en médecine.

D'après la date de cet arrêté, il est probable que le concours ne sera pas ouvert avant le 1er novembre.

#### Merre Médicele.

#### De la véritable origine du virus-vaccin.

(SUITE ET PIE.)

Le 28 juin 1663, M. Bouley signala à l'Académie une nouvelle source de virus-vaccin. Il raconta qu'ayant observé der aftrement une éruption vésiculeuse qui avait la forme d'aphthes dans la bouche d'un cheval, et ayant vu cette stomatité de confirmale caractère contagieux de la même écurie, il confirma le caractère contagieux de la maladie en faisant mâchonner à un autre cheval un bâton entouré d'étoupe imprégnée de la salive d'un cheval malade. Il prit ensuite le liquide renfermé dans l'une des vésicules et l'inocula sur le pis d'une vache non en état de lactation : l'éruption qu'il obtint était en tout semblable au cow-pox, et îl ne s'agissait que seulement d'une apparence, car les houtons de la vache vervirent à vacciner un jeune enfant. Cet enfant a été présenté à l'iterdémie en même temps que trois élèves de l'Écule d'Alfüt t revaccinés avec le même virus. Les boutons de l'enfant étaient mès-

feuillet en est parafé par le secrétaire du jury. Les candidats ont, dans ce cas, douze jours francs pour les faire imprimer ou lithographier.

Les exemplaires déposés doivent être en nombre égal à celui des juges et des concurrents, indépendamment de ceux qu'exige le service de l'administration supérieure.

Le sort détermine, parmi les concurrents de la même catégorie, quel sera l'argumentant. Au besoin, le candidat est argumenté par les membres du jury.

La durée de l'argumentation est d'une heure pour chaque concurrent. Les thèses sont distribuées trois jours francs avant l'argumentation. bien developpés; quelques-uns de ceux des jeunes gens étaient aussi bien caractérisés.

Dans la séance suivante, M. Bouley doma de ces faits une relation plus détaillée. Comment devraient-ils être interprétés au point de vue de l'origine du virus-vaccin? Le savant vétérinaire ne dissimula pas son embaras. Il posa seulement la question avec une grande sagacité, après avoir rappelé que dans la discussion à laquelle avait douné lieu la très-intéressante communisation de son collègue de Toulouse, M. Lafosse, il avait dit à cette tribune qu'il serait possible que différentes maladies du cheval produisissent le développement du cow-pox sur la vache; que cela semblait résulter de tout ce qui avait été dit et tenté sur ce sujet par des auteurs très-autorisés, tels que Jenner, Sacco, Hertwig, et en dernier lieu par M. Lafosse. Il n'était pas éloigné de croire que la maladie observée par lui dût en grossir le catalogue.

Néanmoins il conclusit par ces paroles empreintes d'une sage réserve: « Dans tous les cas, un fait doit rester incontestable aujourd'hui, après les expériences de Toulouse et celles d'Alfort, c'est que le cheval est vaccinogène, comme le génie de Jenner l'avait si merveilleusement pressenti. N'y a-t-il qu'une seule de qes maladies à formes diversifiées qui soit la source du cow-pox, ou y en a-t-il plusieurs? Question à résoudre.....» M. Bonley se montra moins prudent et moins avisé dans la provocation adressée à M. Depaul qui, dans la discussion citée plus haut et relative aux faits de Toulouse, avait déclaré ne pouvoir comprendre comment un virus, tel qué la vaccine, proviendrait de plusieurs maladies différentes, doctrine, selon lui, contraire à toutes les idées admises sur la spécificité en pathologie, et inacceptable. M. Guérin s'était aussi inscrit en faux contre cette. proposition de M. Bouley, et c'est pour n'avoir pas attaché à ce principe fondamental toute son importance que le savant vétérinaire n'a pu tirer de sa découverte la vérité tout entière, que mieux inspiré et plus heureux que lui, M. Depaul a mise en lumière.

Par une circonstance heureuse et qui devait donner la solution complète de l'origine équine du virus-vaccin, la maladie signalée à Alfort par M. Bouley se reproduisit sur un certain

nombre de chevaux, et permit à M. Depaul de constater ce fait considérable que les vésicules observées sur la bouche des animaux affectés n'étaient qu'une partie extérieure de la maladie. et que l'autre partie existait sur le tégument externe. Cette dernière avait échappé aux premiers observateurs en raison de ce que, peu apparente elle-même, elle était encore masquée par les poils: mais enfin elle existait, et dès lors son analogie, je n'ose dire avec M. Depaul son identité avec la variole de l'homme, n'était plus contestable. Il s'agissait bien d'une maladie générale, éruptive, d'un véritable horse-pox, comme l'a si bien nommé M. Bouley, Tel est le point important capital, acquis définitivement à la science, et à la consécration duquel les deux honorables adversaires ont contribué chacun pour une part: mais cette origine aujourd'hui bien démontrée du cow-pox est elle la seule? La vache est-elle ici nécessairement tributaire du cheval, ou est-elle également susceptible d'être spontanément affectée de cette maladie? L'opinion générale est favorable à cette dernière opinion. Ce mode de développement était même le seul admis avant les faits de M. Bouley confirmatifs de ceux de M. Lafosse; mais aujourd'hui la question a évidemment besoin d'être étudiée de nouveau. M. Bouley ne la regarde pas comme suffisamment résolue, l'observation antérieure manquant de précision sur ce point. « Le développement spontané du cowpox chez la vache doit encore être, selon lui, une question réservée. » (17 novembre.)

Mais l'étude du cow-pox, du horse-pox et de la vaccine devait bientôt sortir du domaine des faits pour entrer dans celui de la théorie, et conduire à des spéculations autrement difficiles sur l'identité ou la non-identité de nature des virus-vaccinogènes avec celui de la variole elle-même. M. Depaul, dès le début de la discussion, s'est prononcé pour l'affirmative. Il a soutenu avec talent l'opinion déjà ancienne de l'existence d'un seul virus. Il a cru pouvoir proclamer de nouveau que: 1° il n'existe pas de virus-vaccin; 2° le prétendu virus-vaccin qu'on considère comme l'antagoniste, le neutralisant du virus varioleux, n'est autre que le virus varioleux lui-même. Les limites de cet article ne nous permettent pas d'entrer dans le détail des arguments tirés de l'analogie des deux maladies dans leurs caractères

physiques, dans leurs effets pathologiques, non plus que dans celui des différences invoquées par MM. Bouley et Bousquet. La solution de cette importante question doit être demandée en définitive à l'expérimentation. Celle-ci pourra seule, faite dans des conditions plus sévères que cela n'a eu lieu jusqu'à ce jour, établir s'il existe un ou plusieurs virus, si la variole du cheval, celle de la vache, et même celle du mouton (clavelée), du porc, du chien, du singe, est la même maladie que la variole de l'homme, modifiée seulement par les différences d'organisation de chaque espèce animale. Ce débat a été porté à une grande hauteur par les orateurs que je viens de nommer et aussi par MM. Guérin et Raynal.

La question sera résolue dans le sens de M. Depaul, comme l'a très-bien dit M. Bousquet, si le virus varioleux de l'homme est susceptible de produire la variole de la vache (cow-pox), celle du cheval (horse-pox), celle du mouton (clavelée), etc. Or les faits positifs invoqués en faveur de cette transmission sont, il faut en convenir, loin d'être probants.

La variole du cheval et celle de la vache, bien connues aujourd'hui, sont des maladies bénignes, et transportées à l'homme par inoculation, elles sont plus bénignes encore. Mais en sera t-il de même du virus varioleux si, susceptible d'être communiqué de l'homme à la vache, il est repris sur cette dernière pour être transporté de nouveau à l'homme vierge de variole et de vaccin? Est-il conforme à ce que la biologie nous apprend de la fixité des espèces, que le virus varioleux ensemencé sur la vache ne retrouve pas, en retournant à l'homme, son activité première, ses caractères primitifs, M. Depaul a répondu à toutes ces objections en invoquant les résultats de l'inoculation de l'homme à l'homme, telle qu'elle était pratiquée avant la découverte de la vaccine, et qui en avait fait, selon lui, une pratique le plus souvent innocente, quoique sous ce rapport, elle soit, il faut en convenir, bien inférieure à la vaccine elle-même. M. Bouley nous paraît être entré dans une voie tout à fait conforme aux principes qui doivent régir les expériences ultérieures. Il a pris le virus varioleux d'un homme affecté de la maladie au degré confluent et l'a inoculé à un jeune taureau. Le résultat

29

ayant été négatif, il a inoculé à ce, même taureau, le, virus em, prunté à un cheval afferté, de horse-pox, et une éruption vacci-, nale s'en est suivie. Ce fait, encore unique, aurait une grande, importance si la même expérience devait toujouss être suivie, des mêmes résultats; mais, comme il l'a très hien dit lui-même, on ne peut conclure d'un seul fait.

En résumé, si la question de l'identité ou de la non-identité: du virus varioleux et du virus-vaçoin n'a pu être résolue dans. la très-brillante discussion qui vient d'avoir lieu à l'Académie de médecine, ou peut dire qu'elle a été si bien posée qu'elle nemeut manquer de l'être dans un avenir prochain. Quant, à ce, qui concerne la question pratique de la vaccine, il n'y a pas de dissidence; celle-ci doit être préférée à l'inoculation, et la découverte de la maladie vaccinogène du cheval incomparablement plus commune que celle de la vacle, est une source nouvelle du liquide précieux qui préserve. l'homme de la variole.

VICEA.

## Namus des, travaux de Chimie publiés à l'Etranger.

sur una neuvelle classe, d'axydes métalliques, les quadrantoxydes; per M. H. Rose (1). — Des mons empruntés à l'isomorphisme et aux chaleurs spécifiques ent depais longtemps pasé la question de savoir si l'axyde d'argent doit, êtra représenté par Ag O ou par Ag² O, et hien des chimistes adaptant cette dernière fermule; mais dans ce cas, le sous-ouyde d'argent devient Agh O. Or on ne connaît pas d'exemple d'un oxyde paveil, et l'on rejettera son enistance aussi longtemps qu'un ne connaîtra pas de corps analogues dent la composition ne saugait être formulée autrement.

G'est un pareil oxyde que M. H. Rose a obteme, peu avant sa mora (2), avec le cuivre. Le sulfate de cuivre donne, comme

<sup>(1)</sup> Abnot. der physik. majo, t. GER, p. 1.

<sup>(2)</sup> Décédé à Berlin le 28 janvier 1864, à l'age de minante-mess aux.

on sait, avec le protochlorure d'étain, un précipité de protochlorure de cuivre; or, en introduisant ce précipité dans une dissolution de protochlorure d'étain avec de la potasse, le précipité blanc devient vert, et même se réduit en cuivre métallique si la dissolution stannique est par trop concentrée ou employée en excès.

Ce corps vert est le quadrantoxyde Cu<sup>4</sup>O; il s'oxyde rapidement au contact de l'air. Sa préparation est donc très-difficile non moins que son analyse.

M. H. Rose expose avec détail les précautions qu'il a fallu prendre pour effectuer l'une et l'autre.

Du moment qu'il existe des oxydes R'O, il deit aussi exister des chlorures R'Cl.

Se rappelant, à l'appui de cette supposition, que M. Bunsen a pu, à l'aide de la pile, retirer du chlore aux chlorures de potassium, de rabidium et de caesium et les réduire en chlorures inférieurs d'un bleu azur, il s'est attaché à les préparer en faisant fondre le chlorure avec le métal dans un courant d'hydrogène. Le produit, d'un beau bleu, est soluble dans l'ann en dégageant de l'hydrogène et en donnant alors du chlorure et de l'hydrate. M. H. Rose y voit des chlorures basiques, c'est-à-dire des quadrant-chlorures.

A cette occasion, l'autsur propose une nouvelle nomenclatuse des oxydes; la voici (M désigne 1 équivalent de métal):

M + x/4 O. . . . quadrametrayde.

M + x/a O. . . . semioxyde.

M + 0 . . . . . isoxyde.

M + x 1/2 O. . . . sesquioxyde.

M + 2 O. . . . diploxyde.

Isomorphisme du peroxyde de manganèse (acidé manganeux) avec l'acide silicique; par M. G. Rose (1).

— Lorsqu'on calcine fortement un composé oxydé du manganèse, on obtient invariablement une masse brune, appelée oxyde manganese-manganèque depuis que Antivedsen a fait voir qu'il

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXI, p. 318.

peut être représenté par Mn, O + Mn<sup>2</sup> O<sup>3</sup> et que sa constitution est semblable à celle de l'oxyde de fer magnétique Fe O + Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

Cependant, tous les composés bruns du manganèse n'appartiennent pas à cette catégorie. Dès 1823. Berthier a fait voir qu'en présence de l'acide azotique concentré, certains oxydes bruns se décomposent en MnO qui se dissout et en MnO<sup>2</sup> qui se précipite, semblable en ceci au minium.

Ce fait ainsi que la forme tétragonale de l'hausmannite ont, plus tard, conduit M. Hermann à considérer ce minéral ainsi que la braunite comme des manganites. M. G. Rose se rallie à cette opinion d'autant plus que, dès l'origine, Mitscherlich a fait voir que Mn O<sup>2</sup> est susceptible de s'unir avec la potasse et de se comporter comme un acide (1).

La braunite devient ainsi, Mn O<sup>2</sup> + Mn O, et l'hausmannite, Mn O<sup>2</sup> + 2Mn O.

Or, suivant les provenances, la braunite contient de la baryte ou de la silice; dans ce dernier cas se trouve le minéral manganifère de Saint-Marcel (Savoie) dans lequel M. Damour a trouvé jusqu'à 10 pour 100 de silice et qu'il a, en conséquence, envisagé comme contenant un silicate manganeux.

Il y a donc la braunite barytisère et la braunite siliceuse, deux espèces de braunite que M. H. Rose distingue en conservant à l'une le nom de marceline que déjà Beudant avait attribué au minéral de Saint-Marcel; l'autre gardera le nom de braunite. Tous les deux sont des manganites; seulement dans le premier une partie de MnO est remplacée par BaO, tandis que dans la marceline, Mn O<sup>2</sup> est en partie remplacé par Si O<sup>2</sup>; de sorte qu'on a :

Braunite. . . .  $\left\{ egin{array}{l} Mn & O \\ Ba & O \end{array} \right\} Mn & O^3.$ Marceline. . . . Mn  $O\left\{ egin{array}{l} Mn & O^3. \\ Si & O^3. \end{array} \right\}$ 

<sup>(1)</sup> Tout récemment l'attention a été rappelée sur ce point par M. Gorgeu, qui a fait connaître plusieurs manganites dans Ann. de chime et de phys., t. LXVI, p. 151.

J. N.

Il va sans dire que ces deux espèces ne diffèrent pas seulement par la composition, mais aussi par la densité et d'autres propriétés physiques.

D'après cela l'acide silicique est isomorphe avec Mn O2; déjà

il l'est avec l'acide titanique.

Ainsi se complètent les rapprochements que Mitscherlich a faits il y a une trentaine d'années entre les composés du manganèse et d'autres composés oxydés; seul, le peroxyde de manganèse lui a paru dénué de correspondant isomorphe. Ce qui précède fait voir qu'on peut mettre à côté de lui la silice et probablement aussi l'acide titanique.

Voici donc le tableau définitif des divers composés oxydés du manganèse avec les isomorphes qui leur correspondent :

MnO, isomorphe avec le groupe dit des oxydes magnésiens.

Mnº O3 id. avec les sesquioxydes.

Mn O<sup>2</sup> id. avec l'acide silicique qu'il faut, par conséquent, représenter par Si O<sup>2</sup>.

Mn O<sup>3</sup> id. avec SO<sup>3</sup>, Se O<sup>3</sup>, Te O<sup>3</sup>. Mn<sup>2</sup> O<sup>7</sup> id. avec Cl<sup>2</sup> O<sup>7</sup>.

Action du soufre sur l'eau et l'acide sulfureux; par M. Geitner (1). — Action du soufre sur l'ammoniaque; par M. Fluckiger (2). — Idem; par M. Fresenius (3). — Action, par voie humide, du soufre sur le cuivre; par M. Stolba (4). — Préparation du cuivre en poudre; par le même (5). — On a fait voir plus haut, t. XLIII, p. 428, que chauffé à 200°, dans un tube scellé, l'acide sulfureux aqueux se décompose en soufre et acide sulfurique. M. Geitner revient sur les circonstances de cette réaction et fait voir qu'elle a lieu déjà à 170 ou 180° C. Après une réaction de quinze jours, l'intérieur du tube est fortement attaqué et le liquide contient de

<sup>(1)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXXIX, p. 350.

<sup>(2)</sup> Zeitschrift für analyt. Chem., t. II, p. 398.

<sup>(3)</sup> Ib., p. 400.

<sup>(4)</sup> Journal for prakt. Chem., t. XC, p. 463.

<sup>(5)</sup> Ib., p. 464.

l'hydrogène sulfuré. Pensant que ce dernier provient de la décomposition de l'eau par le soufre, l'auteur a fait une expérience directe avec du soufre débarrassé de tout acide sulfurique moyennant un lavage à l'eau et a néanmoins obtenu de l'acide sulfhydrique sans que le tube ait été altéré (1); le liquide était exempt d'acide sulfurique.

D'après cela on comprend que l'auteur ait pu obtenir du sulfure en mettant des métaux dans l'acide sulfureux ainsi traité; le fer et même son sesquioxyde ont donné des croûtes cristallines de sulfure. Le mercure se sulfure bien peu dans cette circonstance; l'argent, l'or et le platine restent intacts.

L'arsenic fournit de l'acide arsémieux et du soufre libre; l'antimoine a donné des cristaux microscopiques de sulfure, aussi bien dans l'acide sulfureux aqueux qu'avec de l'ean et du soufre.

Par une réaction analogne à la dernière, M. Stolba obtient une légère couche de sulfure de cuivre, sur du soufre en canon plongé dans de l'eau contenant un peu d'acide sulfurique et de cuivre en poudre fine. Il prépare ce dernier en faisant bouillir pendant 10-15 minutes une dissolution d'oxyde de cuivre ammoniacal, avec du glucose et de la potasse en quantité suffisante pour produire une forte précipitation. Le cuivre réduit est lavé par décantation avec de l'eau chaude puis séché promptement dans un milieu à température élevée.

Si l'on n'a pas fait bouillir pendant assez longtemps, la poudze

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Il n'y a rien d'étonnant à cette production d'hydrogène sulfuré, puisque le soufre libre peut contenir de ce gaz on, tout au moins, une matière capable d'en fournir, ainsi que MM. Fordos et Gélis l'ont fait voir il y a longtemps (en 1846). Si, comme ces chimistes, M. Geitner avait opéré avec du soufre préslablement lavé avec du permanganate de potasse, en prenant les précautions nécessaires pour qu'il ne reste pas de ce dernier, l'auteur aurait probablement recomm que le soufre ne décompose pas l'eau à moins que celle-ci ne soit en présence de matières alcalines (V. la note de M. Gélis dans les Comptes randus de l'Académie des sciences, t. LVI, p. 1014.)

retient un peu de protoxyde de cuivre que l'on peut éliminer par ébullition avec de l'acide sulfurique étendu.

D'après Gmelin, H. Rose et M. Fluckiger, l'ammoniaque est sans action sur le soufre pur; au contraire, d'après M. Brunner, elle en dissout un peu à froid et beaucoup à chaud, ce qui ne doit pas surprendre quand on tient compte des observations faites par M. Gélis sur la solubilité du soufre dans de l'eau alcaline.

En vase clos et à une température de 90°— à 100° C., le soufre se dissout, à la longue, dans l'eau ammoniacale et produit un liquide brun semblable au chlorure de soufre S<sup>2</sup> Cl dont il partage les propriétés spectrales. L'eau trouble ce liquide; avec l'alcool il se sépare peu à peu des lamelles et plus tard des aiguilles de soufre pur; ces aiguilles, qui sont blanches, ne jaunissent qu'à chaud; l'eau mère est rouge, elle réagit fortement sur les nitroprussiates et renferme par conséquent un sulfure; le quinti et le septisulfure se produisent de préférence à cette occasion.

Après évaporation rapide au bain-marie, pareille dissolution, saturée de soufre, laisse un résidu correspondant au quart de son poids; l'eau en sépare environ 30 p. 100 d'hyposulfite et ne laisse que du soufre.

C'est encore de l'hyposulfite qui, d'après M. Fluckiger, prend naissance lorsqu'on fait réagir du soufre sur l'ammoniaque à la température de 60 à 65°. Dans cette circonstance, au contraire, M. Frésénius a vu se former du sulfhydrate d'ammoniaque. Cela vient peut-être de ce que le soufre employé dans ce dernier cas contenait de l'acide sulfhydrique ou de la matière capable d'en produire, ainsi qu'il a été dit plus haut dans la note complémentaire.

sur les polysultures; par M. Schiff (1). — Même sujet; par M. Peltzer (2). — On admet en général que les sels des métaux précipitables par l'acide sulfhydrique se comportent

<sup>(1)</sup> Ann. der Chem. und Pharm., t. CXV., p. 68.

<sup>(</sup>m) Mid., t. CXXVIII, p. 18q.

envers les sulfures alcalins tout comme envers cet acide. Si cela est vrai pour les monosulfures, cela cesse de l'être à l'égard des polysulfures alcalins. Ceux-ci, et notamment les hépars ou foies de soufre, ne réagissent en rien comme l'hydrogène sulfuré.

Berzélius a fait voir que les sels de plomb ne sont pas précipités en noir par le pentasulfure de potassium; le précipité, qui est rouge, se décompose peu à peu, en sulfure noir et en soufre libre. La chaleur active cette réaction. Dans les mêmes circonstances, les sels de cuivre donnent un précipité d'un brun hépatique, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure.

Étudiant cette question, M. Schiff a vu que les polysulfures alcalins précipitent parfois les sels de cuivre en jaune.

Les sels d'argent, en jaune passant au vert et plus tard au noir.

Les sels mercuriques, en jaune se fonçant peu à peu, pendant que le liquide s'opalise par du soufre mis en liberté.

Dans les mêmes circonstances, les sels mercureux donnent un précipité jaune sale, noircissant promptement.

Les sels de nickel, de cobalt et de protoxyde de fer, comme pour le sulsbydrate d'ammoniaque.

Ceux de bismuth précipitent en jaune brunissant peu à peu. Ceux d'antimoine en jaune passant peu à peu au rouge.

Tous ces précipités se décomposent rapidement en abandonnant du soufre. Ceux formés avec le concours des sels de zinc ou de cadmium, sont de véritables pentasulfures de couleur jaune.

Depuis, M. Peltzer a isolé du polysulfure de cuivre dont il vient d'être parlé. Ce composé est soluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque. La chaleur le décompose. L'auteur admet l'existence de plusieurs polysulfures de cuivre.

En présence de l'ammoniaque et de l'hyposulfite de soude, les sels de nickel, d'abord précipités par le polysulfure d'ammonium, se dissolvent dans un excès de celui-ci; il en est de même des sels de cobalt, de zinc, de cadmium, de manganèse, d'argent et de protoxyde de mercure. Les sels mercuriques ne donnent pas de précipité soluble.

Le polysulfure d'ammonium employé par l'auteur a été pré-

paré d'après Berzélius, c'est-à-dire, en faisant bouillir du sulfhydrate d'ammoniaque avec de la fleur de soufre.

En faisant dissoudre dans ce polysulfure le sel quadruple dont il a été question plus haut (p. 101) et l'abandonnant à l'air, on obtient des aiguilles rouges très-altérables que l'auteur considère comme un sulfosel 2 (S<sup>8</sup> Cu) + SAz H<sup>8</sup>.

On peut l'obtenir aussi au moyen d'une dissolution affaiblie de sulfate de cuivre, laquelle, additionnée d'ammoniaque en excès, est versée goutte à goutte dans du polysulfure d'ammonium, jusqu'à ce que le précipité cesse de se redissoudre. Le tout est ensuite abandonné dans un ballon bien bouché.

En présence de la potasse, le sel rouge dégage de l'ammoniaque. A chaud, il reproduit du polysulfure de potassium qui dissout un peu de sulfure de cuivre, à moins que l'on ne fasse bouillir.

Soluble quelque peu dans l'ammoniaque, le carbonate de soude et l'alcool absolu, le sulfosel de cuivre ne se dissout pas dans l'éther. Les acides faibles dégagent avec lui de l'acide sulfhydrique et précipitent du sulfure noir exempt de soufre.

Sur le soufre bleu; par M. Noeller (1). — M. Schiff (2). — M. Geitner (3). — La belle coloration bleue ou violette que l'on obtient parfois en traitant du perchlorure de fer par une dissolution saturée d'hydrogène sulfuré, employée en excès, est, suivant M. Woehler, due à du soufre violet. Pareil phénomène s'observe pendant un instant, lorsqu'on verse du foie de soufre dans du sesquichlorure de fer.

De cette réaction, M. Schiff rapproche la suivante :

En versant goutte à goutte, une dissolution, moyennement concentrée, de sesqui-chlorure de fer dans un excès de foie de soufre dissous dans l'eau, on obtient d'abord un précipité jaune, qui passe peu à peu au vert, puis au bleu. Cette couleur persiste pendant une demi-heure environ, puis elle disparaît dans le sulfure de fer qui se produit peu à peu.

<sup>(1)</sup> Ann. der Phys. und Chem., t. XCVIII, p. 189.

<sup>(2)</sup> Annal. der Chem. und Pharm., t. CXV, p. 72.

<sup>(3)</sup> Ib., t. CXXIX, p. 363.

De son côte. M. Geitner en phauffant en vase clos. à 200°, une dissolution d'hydrogène sulfuré, a obtenu un liquide bleu qui se décolorait par le refroidissement. De même en chauffant à 450° dans de l'acide sulfureux aqueux, du carbonate de chaux. de barvte ou de strontiane.

Sans trop savoir à quoi attribuer le phénomène, M. Noelhar a remarqué une production de couleur bleue en faisant fondre dans un creuset de porcelaine, une petite quantité de sulfocyanure de potassium; lorsque la couleur bleue est franchechement développée, elle ressemble à l'outremer, Si, à ce moment, on laisse refroidir, le sel redevient incolore et ne paraît pas avoir éprouvé d'altération.

Ces faits rappellent la coloration développée par le soufre quand il agit sur l'acide sulfurique anhydre, et depuis longtemps aussi on attribué au soufre un rôle considérable dans la production du bleu d'outremer (1).

Nous rappellerons pour mémoire seulement, ce qui a été dit plus haut (t. XXXVII, p. 25) sur le soufre brun.

Poudre de mine à la nitroglycérine; par M. Nobel (2). - Cette poudre consiste en poudre à canon additionnée de nitroglycérine: des essais faits par-devant une commission ont établi que cette addition triple la puissance de la poudre ordinaire.

La nitroglycérine constitue, comme on sait, un liquide huileux, inflammable vers 170° C.; elle ne détone pas à cette occasion, mais elle brûle en petillant. Versée sur une enclume, par exemple, si l'on frappe fortement au moyen d'un marteau, il se produit une violente explosion qui pourtant n'intéresse que la partie frappée; le reste du liquide demeure intact.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Quant à la coloration bleue obtenue par M. Schiff en vereant du sesquichlorure de fer dans un polysulfure alcalin en exces, on serait bien plutôt tenté d'y voir un peu de sulfure de fer, qui en effet paraît bleu quand, très-divisé, il est regardé sous de certaines incidences. D'ailleurs toutes les conditions sont données pour sa production.

<sup>(2)</sup> Polyt. Journ., t. CLXXI, p. 443.

La combustion a lieu sans qu'il se développe une odeur sensible.

Les cartouches employées dans les expériences, étaient en zinc; on les remplissait de poudre ordinaire, puis on y versait autant de nitroglycérine que la poudre en pouvait boire. On peut boucher, soit avec un liége, soit même, suivant l'auteur, avec de la soudure.

Si la force brisante de la poudre glycérinée est triple, le bruit causé par la détonation est moindre que ne l'est celle d'un coup de mine ordinaire (1).

Nouveau caractère distinctif entre la quinine et la cinchoniue; par M. Palu (2). — Ce caractère est fondé sur l'action que le polysulfure de potassium exerce, à l'ébullition, sur les sels de ces alcaloïdes. En versant une dissolution de ce polysulfure dans la dissolution bouillante d'un sel de quinine, celle-ci, pour peu qu'il y en ait, se précipite à l'état de masse rouge, térébenthineuse, qui durcit par le refroidissement et prend alors l'apparence d'une résine.

Au contraire, la cinchonine se sépare à l'état de poudre blanche, contenant du soufre.

L'auteur prépare le polysulfure de potassium (sans doute mêlé d'un peu d'hyposulfite) en faisant bouillir une lessive de potasse avec un excès de fleur de soufre.

sur l'antimoine détonant; par M. Gore (3). — En faisant passer un courant électrique dans une dissolution de chlorure d'antimoine, de telle façon que la cathode (pôle négatif) soit

<sup>(1)</sup> Ne pas perdre de vue les effets physiologiques de la nitroglycerine, dest il saffit de moins d'une goathe pour produire une violente migraine et d'autres accidonts qui ent été exposés ci-dessus (t. XLV, p. 191).

J. N.

<sup>(2)</sup> Pharm. Zeitschr. fur Russland, 1863, p. 342.

<sup>(3)</sup> Chem. Centralbl., 1864, p. 262.

terminée par un cylindre d'antimoine et l'anode par un fil de platine, la première se recouvre d'un bel enduit noir, lequel s'échauffe et abandonne des vapeurs acides, pour peu qu'on le frotte avec une aiguille ou touche avec un fil chaud. Pareil précipité se forme aussi dans une dissolution de bromure ou d'iodure d'antimoine; seulement, il paraît moins impressionable que le précédent. Le précipité formé par le fluorure est inaltérable dans ces conditions.

Les proportions les meilleures consistent dans 2 parties d'acide chlorhydrique à neutraliser par de l'oxyde ou de l'oxydhlorure d'antimoine; ensuite on ajoute encore une partie d'acide chlorhydrique.

En ralentissant l'opération, le dépôt devient gris et cristallin, recouvrant le dépôt noir, pouvant en être séparé par le couteau et se détachant parfois avec un petit bruit. Ce précipité se laisse pulvériser sans détoner; la poudre s'altère à la longue ou bien aussi au contact de l'eau bouillante.

Le précipité inactif est plus dense (6,369 — 6,673) que le précipité actif (5,739 — 5,944). Le passage d'un état à l'autre se lie à un changement de couleur.

Il y a dégagement de chaleur lorsque le précipité noirdevient cristallin. En en plaçant un peu sur une lame d'étain d'un huitième de pouce d'épaisseur et frottant le dépôt avec un fil chaussé, il s'est développé assez de chaleur pour faire fondre la lame métallique.

La chaleur dégagée à cette occasion est la même, que le dépôt noir ait été employé en morceau ou en poudre. La chaleur spécifique aussi est demourée constante.

Ce précipité contient toujours du chlorure d'antimoine, et perd ses propriétés actives en perdant ce chlorure. Il renferme 93,36 Sb, 5.98 Cl<sup>3</sup> Sb et 0,466 Cl H.

Dans les précipités préparés avec le bromure ou avec l'iodure d'antimoine, on trouve jusqu'à 22 pour 100 de substances non métalliques, et cependant, pour qu'ils s'échauffent, il faut recourir à une température plus élevée.

Aux yeux de M. Gore, chacune de ces variétés est une combinaison formée par de l'antimoine et un sel de ce mésal, et ce qui semble confirmer cette opinion, c'est qu'elles sont sans action sur le tournesol alors que cependant elles contiennent, comme on voit, une notable proportion de substances acides (1).

Nouveau réactif pour l'acide azotique; par M. SprenGEL (2). — Ce réactif consiste dans l'acide sulfophénique
obtenu en faisant dissoudre i partie de phénol dans 4 parties
d'acide sulfurique concentré et ajoutant ensuite 2 parties d'eau.
Le liquide dans lequel on recherche de l'acide azotique est
d'abord soumis à l'évaporation dans un creuset de porcelaine
ou, au besoin, sur le couvercle de celui-ci, puis, sans attendre
que le résidu soit refroidi et alors qu'il est encore à la température d'environ 100° C., on laisse tomber sur lui une ou deux
gouttes d'acide sulfophénique préparé comme il vient d'être
dit; avec l'acide azotique mis en liberté, le réactif donnera
lieu à des produits nitrés reconnaissables à la couleur rouge
que prendra le mélange.

Cette réaction est très-caractéristique dans le cas où il n'y a en présence, ni matière organique ni des composés bromurés ou iodurés qui, par la mise en liberté du brome ou de l'iode, pourraient occasionner une coloration accidentelle, ou aussi donner lieu à un dépôt de charbon. Dans ce cas il convient d'ajouter quelques gouttes d'ammoniaque qui fait prompte justice de l'iode ou du brome (3), tandis que le charbon flotte en parcelles noires dans le liquide.

<sup>(1)</sup> Ce sont des composés dans le genre du chlorure, du bromure et de l'iodure d'azote; c'est pour cela que le précipité gris obtenu avec le bromure ou l'iodure d'antimoine est moins altérable que le premier, de même que le bromure et l'iodure d'azote sont plus stables que le chlorure.

Cette opinion, émise des 1858 dans ce journal, (t. XXXIV, p. 234,) a été partagée depuis (b, t. XXXIX, p. 155); le fait de la présence du chlore et de l'hydrogène dans cet antimoine n'est pas de nature à l'infirmer.

J. N.

<sup>(2)</sup> Annal. der Physik und Chem., t. CXXI, p. 188.

<sup>(3)</sup> Puisque l'auteur prescrit d'opérer à 100°, l'ammoniaque n'a que faire ici, car le brome et l'iode s'en iront bien tout seuls.

Par l'addition de l'ammoniaque il se développe parfois une coloration verte que les acides font tourner au rose. Ce phénomène déjà observé par Laurent à l'époque où il traîta l'acide dinitrophénique par l'hydrogène naissant, n'a pas encore reçu d'explication.

Selon l'anteur or résatif est le plus sepaible qu'on connaîtse; il s'applique également bien aux azotites. Pour bien réussir il faut faire évaporer le liquide goutte à goutte, s'attacher à faire tember chaque goutte sur la tache causée par le résidu de l'évaporation, puis n'user du réactif qu'avec précaution et n'en ajouter que la quantité strictement nécessaire pour produire la coloration voulue.

Voilà déjà deux réactifs, pour l'acide azotique, fournis par le phénol. Le premier en date est la chrysquiline dont l'azotate est, solon M. A. W. Hoffmann, à peu près insoluble dans l'ests

Emploi du borax dans l'analyse par liqueurs titrées; par M. Stolba (1). — Le borax étant fourni à un état d'assez grande pureté par le commerce, et pouvant d'ailleurs être facilement purifié par la cristallisation, peu altérable au surplus et d'une composition constante, peut être employé avec succès dans le titrage des acides.

La présence de l'acide borique affecte le papier tournesol moins que ne le fait l'acide carbonique. Du reste, on annule les indications de l'acide borique au moyen d'une dévoction de bois rouge. Cette décoction est jaune, l'acide borique est sans action sur elle, mais les autres acides les communiquent une teinterouge, les alcalis une couleur franchement pourpre.

Se servir pour cela de copeaux directement détachés des bûches; les copeaux du commerce ne conviennent pas.

Sur la rhéine et une nouvelle matière colorante; par M. Stein (2). — On a vu plus haut que MM. Rochledes et

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chemic, t. XC, p. 459.

<sup>(2)</sup> Zoitsche. for Chem. und Pharm., t. VII, p. 97.

Heldt ont, dans le temps, trouvé dans le lichen des muraffles, ou purmella parietina, une matière colorante jaune appelée pareux acide chrysophanique, et qui s'est trouvée être identique avec l'almer de la rhubarbe et d'autres principes inmédiats de diverses provenances, et considérés comme différents. C'est donc un fait utile à rappeler, car il constitue une simplification évidente (1).

Dans l'arsenal de l'ancienne médecine figure une teinture amère employée contre la fièvre intermittente et préparée avec. Que l'acide chrysophanique, dont on connaît l'amertume, ait joué un rôle dans les effets de ce médicament, cela est probable; toutefois, il paraît que cet acide peut éprouver une modification quand le lichen qui le contient, a été abandonné à lui-même pendant quelque temps, ou bien encore quand ce végétal n'a pas acquis son entier développement.

C'est en effet d'une pareille parmella que M. Stein a refiré un principe colorant jaune, rappelant l'acide chrysophanique dont il ne diffère que par les éléments de l'eau. L'auteur l'appelle chrysopicrine.

Très-soluble dans l'alcool, l'éther et le sulfure de carbone, elle peut être retirée de la plante à l'aide de ce dernier. Insoluble dans l'eau, elle ne jouit d'amertume que quand, au préatable, on l'a arrosée d'esprit-de-vin.

Elle commence à fondre à 105°. À 140°, elle est en pleine fusion; à une température plus élevée, elle se sublime en aiguilles jaunes, en émettant une odeur rappelant l'acide ben-

<sup>(1)</sup> Cos matières, qui encombrent fort sindillement certains traités, sont: la rhèine (Vaudin, Ann. de Chim. et de Phys., t. XXXIV, p. 1999) et l'acide rhèique, la rhèumine (Hornemann), la rhumicine, la lapathine, la raponihicine, ainsi nommées d'après les plantes qui les ont fournies, mais qui sont identiques à la rhabarbarine (Henry, Bull. de Pharm., t. VI), à l'acide rhabarbarique et au jeune de rhabarbe (Geiger), qu'il faut eux-mêmes confondre avec l'acide chrysophanique.

L'acide vulpinique (du lichen vulpinis, L.), de M. Bébert', rentre probablement aussi dans cette catégorie. Pour toutes ces questions, V. ce journal, t. XVI, p. 536; t. XVII, p. 696; t. XXIX, p. 361, et t. XXXIV, p. 450.

zoïque. Avec la potasse, la soude et l'ammoniaque, elle forme des dissolutions jaunes qui ne paraissent pas s'altérer à l'air. L'acétate de plomb ne précipite pas la dissolution alcoolique de la chrysopicrine, mais l'acétate tribasique forme un précipité jaune. Elle ne réduit pas le cuprotartrate de cuivre, pas même après avoir bouilli avec de l'acide chlorhydrique ou de la potasse concentrée. L'acide sulfurique la dissout avec une couleur d'un rouge foncé.

Néanmoins, la potasse comme la baryte la modifient à l'ébullition; il se produit un acide donnant, avec la baryte, des composés jaunes, et dont la dissolution alcoolique verdit au contact de l'ammoniaque ainsi que du sesquichlorure de fer.

L'amalgame de sodium décolore cette matière jaune en présence des alcalis; l'acide chlorhydrique précipite alors une matière verte, peu amère, et bleuissant au contact du sesquichlorure de fer, à la manière du tannin.

Avec de l'hypochlorite de chaux et à l'ébullition, la chrysopicrine donne lieu à une huile essentielle dont l'odeur rappelle à la fois la cannelle et l'essence d'amandes amères; en même temps il se produit une résine rouge, fusible à 100°, soluble dans l'alcool et l'éther, et douée d'une saveur âcre.

Avec le sulfure de carbone, on obtient le principe immédiat sous la forme de prismes qui paraissent appartenir au système tétragonal. A 100° C., ils ne perdent pas de leur poids.

C'est, comme on voit, de l'acide chrysophanique, moins de l'eau.

J. NICKLES.

<sup>(1)</sup> C'est sans doute Cs His Os que l'auteur veut dire.

# Nouvelles expériences sur la purification de l'acide sulfurique arsénifère.

#### Par MM. Bussy et Buigner.

Dans une note insérée dans le numéro de décembre 1863 du Journal de pharmacie, par M. Blondlot, touchant la formation d'un hydrure d'arsenic solide As' H, on lit, page 489: « Jamais, « notamment quand on emploie la méthode de Marsh, on ne « s'est préoccupé, jusqu'ici, de la présence de quelque trace « d'un composé nitreux, soit dans les acides sulfurique ou « chlorhydrique..., etc. »

On trouve cependant, dans le même recueil, Journal de pharmacie, septembre 1863, un procédé de purification de l'acide sulfurique donné en vue des recherches toxicologiques, dans lequel nous recommandons expressément de débarrasser cet acide des composés nitreux qu'il renferme, et nous indiquons le moyen d'y parvenir. Il n'entre pas dans notre pensée de prétendre que nous ayons agi en prévision des observations faites ultérieurement par M. Blondlot. Mais puisque ce chimiste a cru nécessaire de rappeler ce qui existait au moment de la publication de son travail, il eût été plus exact de dire que l'on s'était préoccupé de priver l'acide sulfurique non-seulement de l'arsenic, mais aussi des acides nitreux qu'il renferme, et que l'acide ainsi purifié ne présentait point les inconvénients que la note sur l'hydrure d'arsenic a pour but de signaler.

Nous nous serions abstenus de faire l'observation qui précède si nous n'avions été forcés de revenir sur ce sujet à l'occasion d'une critique dirigée contre notre procédé par M. Blondlot, dans une note insérée aux comptes rendus de l'Académie des sciences, numéro du 25 avril dernier. Dans cette note, M. Blondlot exprime l'opinion que notre procédé présente un double danger au point de vue de la toxicologie. Cette circonstance nous fait un devoir d'entrer dans quelques détails, de rappeler en quoi consisté notre procédé, et de montrer que les craintes de M. Blondlot ne sont pas fondées.

**30** 

#### Notre procédé se résume de la manière suivante :

« Lorsqu'il s'agit de purifier un acide sulfurique manifes-« tement arsenical, on commence par l'essayer soit à l'aide de « la narcotine, soit à l'aide du protesulfate de fer. Renferme-« t-il des produits nitreux, on peut être assuré que l'arsenic « s'y trouve à l'état d'acide arsénique As O<sup>5</sup>. Il suffit alors d'y « ajanter quelques millièmes de sulfate d'ammoniaque, et de « distiller dans les circonstances les plus propres à éviter toute « espèce de projection. Le produit obtenu est absolument « exempt d'arsenic; on s'en assure par l'appareil de Marsh.

L'essai par les réactifs démontre-t-il au contraire, l'absence des composés nitreux? Il y a tout lieu de croire que l'arsenic se trouve à l'état d'acide arsénieux, As O², et l'expérience montre alors que la distillation pratiquée seule, et sans traisment préalable, n'est pas complétement suffisante. Il faut, en pareil cas, faire bouillir l'acide sulfurique avec une petite quantité d'acide nitrique, qui donne de la fixité au composé arsenical en le transformant en acide arsénique, As O². On ajoute ensuite assez de sulfate d'ammoniaque pour détruire les composés nitreux, et l'on distille enfin dans les mêmes conditions que précédemment. Le produit qu'on obtient est lui-même exempt d'arsenic, et tout aussi pur que celui de l'opération précédente.

Les dangers que redoute M. Blandlot sont ainsi formulés:

« Le premier serait de laisser dans l'acide sulfurique des « traces de composés nitreux qui, ainsi que je l'ai fait voir ail-« leurs (Journal de pharmacie, décembre 1863), pourraient « avoir les conséquences les plus graves en toxicologie; »

« Le second serait, au contraire, de ramener l'acide arsénique « à l'état d'acide arsénieux volatil, si l'on ajoutait une trop « forte proportion de sulfate d'ammoniaque, l'ammoniaque « étant asssi un agent de réduction pour l'acide arsénique. »

Lorsqu'en chausse l'acide sulsurique en présence de quelques millièmes de sulsate d'ammoniaque, comme nous prescrivons de le faire, les produits nitreux que cet acide peut contenir sont ai complétement détruits, que nos réactifs les plus sensibles n'en peuvent plus déceler la moindre trace. Pour prétendre que d'acide ainsi traité peut contenir encore des produits ni-

treux, il faudrait avoir constaté leur présence par des réactifs plus sensibles que ceux que neue possédons.

La penece de M. Blandlos serais-elle que: la réaction qu'il a signalée (l'albence de tache) peus encore avoin lieu sous l'influence d'une quantité d'acide nitreux infériours à celle que peut dénoter le sulfate de protoxyde de fer, c'est-à-dire inférieurs à 1/140,000°2 On peut s'édifier sur ca point par l'expérience suivants:

Si l'on fait fonctionnes un appareil de Marsh avec de l'acide aulfunique, déhantessé despus dants nitreux par le sulfate d'ammeniaque, et ne donnant aucune coloration par le protoculfate de fèr; si dans cet appareil, qui ne donne ni tache, ni ammau arsenieal, on introduit une trace infinitésimale d'acide arsénieux dissous, sans mélange de matière organique, à l'instant même les taches apparaissent en quantité considérable. Par conséquent, le faible proportion de composé nitreux que le sulfate d'ammoniaque ausait pur laisser dans l'acide sulfurique, est insuffisante pour déterminer la résotion signalée par M. Blondlot.

Du reste, nous avons dit dans notre mémoire, que la plupart des acides sulfusiques du commerce contennient des produits nitreux. La nécessité d'enlever ces produits nitreux existe pour M. Blondlot comme pour nous; et s'il rejette l'emploi du sulfate d'ammeniaque, à quel nouveau moyen donnera-t-il la poéférence l'S'ik y a li une difficulté, comme il paraîs le eroire, ib cût été bon qu'it indiquât le moyen de la résondre.

ha seconde crainte que M. Blondlot exprime au sujet de notre procédé de partification, est que le sulfate d'ammoniaque, ajouté en mon fonte proportion, ne ramène l'acide arsénique à. l'état d'acide arsénieux volatil, l'ammoniaque étant aussi un agent de réduccion pour l'acide assénique.

Ib nous a pars difficile d'admettre que l'ammoniaque pût exercer cette action réductrice, en présence d'une masse considérable d'avide sulfavique, qui mointient sons cesse ses éléments réunis. Boutefois, nous avons pensé que l'expérience était le seul moyen de trancher la question :

1º Dans 100 grammes d'acide sulfurique parifié, nous avons fait dissondre 0º 11 d'acide acénieux; nous avons ajouté à cette

solution 10 gouttes d'acide nitrique, et nous avons chauffé graduellement le mélange. Dans le premier moment, il s'est dégagé quelques vapeurs blanches; puis nous avons vu apparaître des vapeurs rutilantes correspondant à la transformation de l'acide arsénieux en acide arsénique. Bientôt après, les vapeurs rutilantes ont disparu, et le liquide est devenu incolore.

En prenant 1° de ce liquide, l'étendant de 20° d'eau, et y ajoutant quelques gouttes de solution de nitrate d'argent, nous avons obtenu, au terme exact de la saturation par l'ammoniaque, un précipité-rouge brique d'arséniate d'argent. D'un autre côté, le sulfate de protoxyde de fer a pris, au contact de ce même acide sulfurique, une coloration violette trèsfoncée. Il était donc évident que le mélange renfermait tout à la fois de l'acide arsénique et des composés nitreux.

2° Nous avons alors ajouté à ce mélange 1 gramme de sulfate d'ammoniaque (proportion que nous avons exagérée à dessein), puis nous avons chauffé graduellement jusqu'à l'ébullition que nous avons maintenue pendant quelques minutes. Une certaine quantité de gaz a sillonné la masse liquide, pendant tout le temps qu'a duré l'action sur les composés nitreux. Cette action étant épuisée, le dégagement a cessé d'avoir lieu, et le liquide est redevenu calme jusqu'au point d'ébullition de l'acide sulfurique.

En prenant, comme précédemment, 1<sup>es</sup> du mélange, et le soumettant de la même manière au traitement par le nitrate d'argent, nous avons obtenu, au terme exact de la saturation par l'ammoniaque, le même précipité rouge-brique d'arséniate d'argent. Quant au sulfate de protoxyde de fer, il n'a plus présenté la moindre coloration au contact de l'acide sulfurique. En sorte que le second traitement avait eu pour effet de faire disparaître complétement les produits nitreux, sans changer l'état de combinaison de l'arsenic, qui s'était maintenu sous forme d'acide arsénique, AsO<sup>s</sup>.

3° Enfin, nous avons introduit le liquide contenant de l'acide arsénique et du sulfate d'ammoniaque dans une petite cornue, munie d'un ballon récipient, et nous l'avons distillé dans les conditions ordinaires, en évitant avec soin les projections. Nous avons continué cette distillation jusqu'à ce que nous

ayons recueilli les trois quarts du liquide mis en expérience. Or, nous avons reconnu:

Que le produit distillé ne contenait pas la plus légère trace d'acide arsénieux, As O<sup>3</sup>;

Que le résidu de la distillation contenait au contraire une quantité considérable d'acide arsénique, AsO<sup>5</sup>.

Par conséquent le sulfate d'ammoniaque, même dans la proportion où nous l'avions employé, n'avait exercé aucune action réductrice sur l'acide arsénique.

### Sur une nouvelle falsification du safran.

#### Par M. GUIROURT.

M. Vesque, pharmacien de première classe à Lizieux. a recu tout récemment d'une maison de Paris, sous le nom de safran du Galinais. 250 grammes d'un safran de qualité inférieure contenant en outre au moins 30 pour 100 d'une matière qu'il a jugée avec raison devoir être des étamines. M. le professeur Decaisne, qui a bien voulu examiner cette substance, a reconnu. à la longueur des filets, à la forme cylindrique des anthères adnées au filet, et au volume considérable des grains de pollen. que ces étamines sont celles d'un crocus. Mais il ne s'agit pas ici de quelques étamines de la plante mère, qui peuvent avoir été laissées par mégarde avec les stigmates dont leur couleur jaune les fait facilement distinguer; il s'agit d'étamines récoltées à part, teintes artificiellement en rouge, tordues, méconnaissables à la vue, et dont la quantité atteint presque la moitié de la marchandise. On le reconnaît en jetant une certaine quantité de celle-ci dans un verre d'eau. Les étamines se décolorent presque immédiatement et viennent surnager le liquide, tandis que les stigmates tombent au fond. De plus, s'il faut s'en rapporter aux étamines des crocus figurés dans les plantes de Hayne ( vol. VI, pl 25 et 26), celles mélangées au safran appartiendraient au crocus vernus par la forme cylindrique de l'anthère arrondie au sommet, tandis que les anthères du crocus sativus ou officinalis sont terminées en pointe de flèche. Enfin ce safran

ne contient pas seulement des étamines de crocus, il renferme aussi des languettes de souci, teintes en rouge comme les étamines; ces languettes tombent au fond avec les stigmates de safran et se reconnaïssent à leur forme oblongue, rétrécie par le bas, à leurs nervures longitudinales et à leurs trois pointes terminales. Je ne sais quelle qualification mérite le commerçant qui vend un safran ainsi falsifié; l'homme qui prend votre bourse dans votre poche n'est pas plus coupable.

## Sur le desage par genttes du landanum de Sydenham et du landanum de Rousseau.

#### Par M. GUIBOURT.

Le Codex de 1818 admettait que le laudanum de Rousseau était plus visqueux que celui de Sydenham, et supposait que 20 gouttes du premier pesaient 1r, 10, tandis que 20 gouttes du second pesaient seulement 0 7.75. Malgré l'observation qui fut faite que le laudanum de Rousseau, régulièrement fermenté, était moins visqueux et moins dense que celui de Sydenham. le Codex de 1837 a reproduit les chiffres de celui de 1818. A cette occasion, nous filmes une expérience comparative dans laquelle 100 gouttes de laudanum de Sydenham, retirées d'un flacon de 500 grammes, pesaient en moyenne 5°,65 (1,13 pour 20 gouttes], tandis que tombées d'un petit flacon de 4 à 8 grammes, elles pessient seulement 3rr, 35 ou 0rr, 67 pour 20 gouttes. Par une anomalie singulière, 100 gouttes de laudanum de Rousseau, bien fermenté, et d'une densité de 1,052 (7 degrés Baumé), pesaient également, en moyenne, 3",85, ou 0.77 pour 20 gouttes.

Depuis cette époque, nous nous sommes souvent aperçu en outre, que le poids de la goutte d'un liquide variait, pour le même flacon, suivant que celui-ci était très-rempli ou presque vide, et que généralement les gouttes étaient plus pesantes dans ce dernier cas. Ce fait s'explique facilement, pour le flacon presque vide, par la plus grande inclinaison que l'on est obligé de donner au col, et parce que la tension de l'air intérieur di-

Digitized by Google

minue d'autant moins par l'écoulement d'une goutte, et fait d'autant plus équilibre à la pression extérieure, que la masse de l'air întérieur est plus considérable.

Rour remédier à l'inégalité des gouttes retirées des flacons, dans ses demiers temps, on a proposé l'emploi de petits instruments nommés nompte-gouttes. Nous en avons un portant le nom de Danery, formé d'un petit tube de verne ouvert aux deux bouts; l'une des extrémités, atténuée en pointe, offre une très-petite suverture; l'autre bout entre à frottement dans un tube en caout-chanc terminé par une boule. Quand on plonge l'extrémité libre du tube de verre dans un liquide et qu'on comprime la boule, l'air sort du tube; en cessant la compression, le liquide remplit le tube et une partie de la boule. Si alors on comprime progressivement celle-ci, on fera sortir du tube, à intervalles distincts, des gouttes faciles à compter. Nous avons vu d'autres compte-gouttes en verre qui seraient avantageu-sement semplacés par une simple petite pipette.

L'insenvénient de tous ces petits instruments est d'abord qu'il fandrait en avoir autant que de liquides à diviser par gouttes, car il est difficile de les laver exactement à l'intérieur. Enfin les gouttes qui tombent de la plapart ne représentent guère que la moitié de celles qui sortent d'un flacen de planmacie, et ce sont celles-ci dont il importe de fixer la valeur moyenne.

Pour arriver à ce résultat, nous avons pris quatre flacens bouchés en verre de la contenance de 650, 250, 125 et 50 grammes d'eau. Après avoir opéré avec chaque flacon plein ou presque plein, nous avons recommencé avec le même flacon presque vide; enfin nous avons expérimenté sur quatre liquides présentant les variations à peu près extrêmes des deux laudanums de Sydenham et de Rousseau, à savoir :

| N• 1 | Landanum de | Sydenham,     | densité | 1,084 | .11 de | grés Baumé. |
|------|-------------|---------------|---------|-------|--------|-------------|
| 2,   | Autre       |               |         | 1,066 | . 9    | _           |
| 3.   | Laudanum de | Rousseau      |         | 1,067 | 9      | _           |
| 4.   | Autre       | • • • • • • • | -       | 1,030 | 4      | -           |

| ,                                                                                                                                                                                        | S                                                                   | SYDENHAN                                                             | i.                                                                          | ROUSSEAU.                                                           |                                                                     |                                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                          | Nº 1.<br>100 gouttes.                                               | N° 2.<br>100 gouttes.                                                | Moyenne.                                                                    | N° 3.<br>100 gouttes.                                               | N° 4.<br>100 gouttes.                                               | Moyenne.                                                                    |  |  |
| Grand flacon (A) plein aux trois quarts.  — presque vide.  Flacon (B) plein.  — presque vide.  Flacon (C) plein.  — presque vide.  Flacon (D) plein.  — presque vide.  Flacon (D) plein. | gr.<br>4,90<br>5,00<br>4,50<br>4,88<br>4,20<br>4,55<br>4,75<br>4,95 | \$r.<br>5,20<br>5,35<br>4,75<br>5,10<br>4,55<br>4,88<br>4,80<br>4,85 | gr.<br>5,050<br>5,175<br>4,625<br>4,990<br>4,375<br>4,700<br>4,775<br>4,900 | 87.<br>4,05<br>4,60<br>4,40<br>4,85<br>3,75<br>4,55<br>4,25<br>4,45 | 8r.<br>4,20<br>4,24<br>4,40<br>4,45<br>4,20<br>4,35<br>3,74<br>4,10 | gr.<br>4,125<br>4,420<br>4,400<br>4,650<br>3,975<br>4,450<br>3,995<br>4,275 |  |  |
| 100 goutles pésent.<br>10 goutles —<br>1 goutle —                                                                                                                                        | 37,73<br>4,72                                                       | 39,45<br>4,93                                                        | 38,590<br>4,825<br>0,48<br>0,048                                            | 34,90<br>4,36                                                       | 33,68<br>4,21                                                       | 34,290<br>4,286<br>0,48<br>0,043                                            |  |  |

Conclusion. — Une goutte de laudanum de Sydenham pèse en moyenne 48 milligrammes, un peu moins de 5 centigrammes.

Une goutte de laudanum de Rousseau pèse en moyenne 43 milligrammes, un peu plus de 4 centigrammes.

Expériences sur l'association du fer et du quinquina dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux.

Au nom d'une commission composée de MM. Robinet, Lebaique et Lefort, rapporteur.

L'uniformité dans la préparation et l'invariabilité dans la composition des agents médicamenteux constituent deux problèmes importants que la pharmacie doit chercher à résoudre de la manière la plus rationnelle parce qu'ils sont la base sur laquelle s'appuie la thérapeutique pour obtenir des résultats satisfaisants.

En ce qui concerne les médicaments simples, ce but peut être facilement atteint, pourvu que les matières premières qui entrent dans leur composition soient de bonne qualité et que le

traitement qu'on leur fait subir soit aussi méthodique que possible. On comprend très-bien que dans ces conditions le médicament puisse avoir une composition constante et des propriétés physiologiques définies.

Pour les médicaments composés, le problème est d'une solution plus difficile.

Pendant la préparation de ces derniers, et malgré les soins qu'on y apporte, les principes constituants des matières végétales, et quelquesois minérales, mises en présence ont pu réagir les uns sur les autres de manière à donner naissance à des produits tout à fait dissérents de ceux qu'on espérait: c'est qu'il s'établit de véritables réactions chimiques qui, lorsqu'elles ont lieu, surtout entre les principes les plus actifs de ces matières, ont pour résultat de dénaturer complétement le médicament composé. Tout le monde sait qu'on désigne sous le nom d'incompatibles les substances médicamenteuses susceptibles de former des combinaisons spéciales lorsqu'on les mélange ensemble, et l'on sait aussi que le ser et le quinquina occupent en pharmacie l'une des premières places parmi les agents médicamenteux incompatibles.

Cependant, nombreuses et variées sont les préparations à base de sirop et de vin dans lesquelles, disent leurs inventeurs, le fer et le quinquina sont associés sans qu'ils réagissent l'un sur l'autre de manière à annihiler leurs propriétés caractéristiques et originelles.

Ce fait a paru une question assez intéressante à la société de pharmacie de Paris pour devenir l'objet d'un examen spécial : une commission a alors été chargée de l'étudier, et c'est le résultat des expériences dont on a bien voulu nous confier la direction que nous venons faire connaître aujourd'hui.

Le problème que nous avons voulu résoudre se résume par le fait aux deux propositions suivantes :

- 1° Le fer et les principes des quinquinas peuvent-ils exister ensemble sans se combiner chimiquement dans un sirop ou dans un vin quelconque?
- 2° Tous les sels de fer se comportent-ils de la même manière avec les diverses espèces de quinquina en présence du sirop et des différentes espèces de vins?

Pour les expériences qui vont suivre, nous avons fait usage 1° des trois espèces de quinquina jaune, rouge et gris, de honne qualité et dont la teneur en alcalis organiques nous était connue.

2° de sels de sesquioxyde de fer très-solubles et les plusemployés en médecine (1) tels que le tartrate ferrics-potassique, le citrate de fer ammoniacal, le pyrophosphate de fer citro-ammoniacal ou sel de Robiquet et enfin le pyrophosphate de fer et de soude (2).

3° De vins rouge et blanc de Bordeaux et de vins de Madère et de Malaga d'origine certaine et de bonne qualité.

## § 1°. Sirops de quinquina ferrugineux.

Afin de saisir facilement les réactions chimiques qui pourraient s'opérer entre les principes des différentes espèces de quinquina et les sels de fer que nous venons de nommer, nous avons en toujours le soin de filtrer au papier les sirops de quinquina obtenus soit par le procédé du Codex, soit par la méthode indiquée par M. Félix Boudet. Leur transparence parfaite nous permettait alors d'apprécier et la coloration et le volume du précipité qui se produisaient au moment du mélange, ou quelque temps après. Quant à la proportion des sels ferriques elle a toujours été de 30 centigrammes pour 30 grammes de sirop de quinquina.

<sup>(1)</sup> Nous ne parlons pas ici du lactate de fer parce que nous avons constaté des le début de nos expériences qu'il était impossible de l'associer au quinquina soit dans les sirops soit dans les vins sans le décomposer entièrement.

La différence que l'on observe entre les sels de sesquioxyde et les sels de protoxyde de fer tient, d'une part au degré d'oxydation du métal, et d'une autre part à l'état de sel double dans lequel l'oxyde ferrique est engagé; le fer dans ce dernier cas est comme à l'état latent sans que pour cela ses propriétés physiologiques en soient modifiées.

<sup>(2)</sup> Pour l'emploi de ce sel, nous nous sommes servi de la solution dont le mode de préparation a été décrit dans le J. de Phorm., t. XLV, 20, 136, 1864.

Cette solution, d'après son auteur, contient par gramme ques de pyrephosphate de fer.

Nous résumons dans le tableau suivant les expériences que nous avons faites en versant les solutions très-concentrées de sel de fer dans les sirops à l'eau de quinquina jaune, rouge et gris et dans le sirop de quinquina au vin de Malaga.

Sirops de quinquina ferrugineux.

| ,                                    | TARTRATE PERRICO-<br>POTASSRIDE ET CITRATE<br>DE PER AMMONIACAL.                                                                  | PYROPHOSPHATE DE PER CITRO-AMMONIACAL.    | PYROPHOSPHATE DE FER ET DE SOUDE.                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| sirop<br>de quinquina<br>daune.      | Frouble et coloration<br>brune très-pronen-<br>cée — dépôt notable<br>après quelq heures.                                         | brune très-pronon-                        | coloration brune<br>très-foncée — dépêt                                                  |
| STROP  DE OBINOUINA  ROUGE.          | Trouble très-notable<br>et coloration brune<br>très-pranoncée—dé-<br>pôt abondant après<br>quelques heures.                       | et coforation brune<br>très-prononcée—dé- | Trouble notable et coloration brune très-foucée — dépêt abondant après quel-ques beures. |
| STROP DE QUINQUINA GRIS.             | Louche très-apparent<br>et coloration bru-<br>nâtze-dépôt moins<br>abondant que les pré-<br>cédents.                              | et coloration bru-<br>naire — déput moins | une légère teinte                                                                        |
| SIROP DE DUINQUINA AU VIN DE MALAGA. | Béaction nulle en ap-<br>parence — le sirop<br>conserve sa conleur<br>et sa transparence<br>même après un mois<br>de préparation. |                                           | mais sans coloration<br>semible du sirop—<br>un dépôt très-nota-                         |

Il résulte de ces expériences que toutes les fois qu'on verse des solutions de sels de fer (tartrate, citrate, pyrophosphate citro-ammoniacal et pyrophosphate de fer et de soude) dans les sirops à l'eau de quinquina jaune, rouge et gris, on produit des décompositions ou des réactions chimiques qui dénaturent plus ou moins complètement les agents mis en présence.

On constate, d'une autre part, que ces décompositions sont d'autant plus apparentes que les quinquinas sont plus riches en alcalis organiques et en matières colorantes, aussi le quinquina gris est-il celui qui, à priori, semble le mieux s'associer aux sels de fer, toutes proportions égales d'ailleurs. Mais la composition chimique des écorces de quinquina gris comparée à celle des écorces de quinquina jaune et rouge explique suffisamment ces faits.

Il est néanmoins très-digne de remarque que le sirop de quinquina au vin de Malaga qui se prépare, comme on sait, avec l'extrait de quinquina gris, se comporte avec les sels de fer d'une manière tout à fait différente que le sirop de quinquina gris à l'eau. Nous croyons avoir découvert par là le meilleur moyen d'associer le fer et le quinquina et d'éviter qu'ils réagissent chimiquement l'un sur l'autre, du moins d'une manière appréciable.

En effet, lorsqu'on verse des solutions très-concentrées de tartrate, de citrate ou de pyrophosphate de fer citro-ammoniacal dans du sirop de quinquina au vin de Malaga, on n'observe pas de trouble (1) ni de coloration du mélange. On obtient ainsi un médicament d'une valeur réelle puisque le fer et le quinquina s'y trouvent en quantités très-notables; d'une autre part, la transparence, la coloration et la saveur de ce sirop indiquent assez que le sel de fer et le quinquina sont simplement à l'état de mélange et non de combinaison.

On est en droit de se demander, il est vrai, comment la présence du vin dans le sirop de quinquina peut s'opposer aux réactions ordinaires du fer avec les principes du quinquina gris; l'examen que nous avons fait des vins de quinquina ferrugineux, et dont nous allons parler tout à l'heure, va nous servir pour expliquer ce phénomène.

Lorsqu'on dissout de l'extrait de quinquina gris dans du vin d'Espagne, de Malaga, par exemple, ou dans du vin de Lunel qui sont, l'un et l'autre, peu chargés de tannin, on obtient toujours un précipité plus ou moins abondant qui nous a paru consister en principes colorants appartenant autant au quinquina qu'au vin: c'est cette matière qui, en combinaison avec le tannin du vin, trouble les vins de quinquina ordinaires et

<sup>(1)</sup> Après un mois de préparation, un échantillon de ce sirop ne s'était troublé que d'une manière insignifiante, trouble qui du reste s'observe dans tous les sirops de quinquina ordinaires, filtrés au papier, et conservés pendant un certain temps.



qui se précipite si abondamment lorsqu'on ajoute, en outre, à ces derniers du sel de fer.

Dans la préparation du sirop de quinquina gris au vin, d'après le procédé du Codex et pendant la solution de l'extrait mou de quinquina dans le vin, il se sépare donc quelque principe colorant qui, dans l'état ordinaire, c'est-à-dire dans le même sirop préparé à l'eau, a la propriété de réagir sur les sels de fer, de se colorer en brun ou en noir et enfin de former un composé insoluble.

On conçoit d'après cela que les sels de fer doivent réagir d'une manière moins prosonde sur les principes du sirop de quinquina gris au vin que sur ce même sirop préparé à l'eau; et si cette propriété ne se retrouve pas, comme nous le verrons plus tard, pour la préparation du vin de quinquina gris au Malaga, c'est que l'état de viscosité du mélange sirupeux apporte une entrave sérieuse à la réaction des sels de fer sur les principes du sirop de quinquina au vin. Nous croyons cette dernière explication d'autant plus sondée que si l'on décuit trop le sirop de quinquina au vin de Malaga avec des solutions étendues de sel de fer, le médicament qui en résulte est toujours un peu trouble. Aussi dans la formule que nous donnons plus bas, on remarque la petite quantité d'eau que nous indiquons pour dissoudre le pyrophosphate de fer citro-ammoniacal.

Si le sirop de quinquina ferrugineux était susceptible de devenir une préparation officinale usuelle, voici comment nous donnerions le conseil de le préparer:

| Pr. | Sirop de quinquina au vin de Malaga   |  | 1 kil.   |
|-----|---------------------------------------|--|----------|
|     | Pyrophosphate de fer citro-ammoniacal |  | 10 gram. |
|     | Eau distillée                         |  | 20       |

On fait dissoudre le sel de fer dans l'eau distillée et on l'ajoute à froid dans le sirop de quinquina.

Chaque cuillerée à bouche de ce sirop contient 40 cent. d'extrait de quinquina gris et 20 cent. de pyrophosphate de fer citro-ammoniacal. Sa saveur est franchement amère mais sans arrière-goût styptique et atramentaire rappelant la présence des composés ferrugineux, et conservé à la cave il ne se trouble pas d'une manière notable après un cortain temps de préparation.

Mons avens unentré par le tubleau qui contient le néceltat de nos expériences que le tartrate et le citrate de for se comportaient de la même manière que le pyrophosphate de for citro-ammoniacal dans le circo de quinquina au vinz nous donnons la préférence au dernier de ces sels parce qu'au point de vue de la thérapoutique il présente plusieurs avantages qu'on ne trouve pas dans les deux premiers. Ainsi le pysophosphate citro-ammoniacal, en outre de la proportion autable de fer qu'il contient (21,4 p. c.), est un sel très-coluble dans l'eau, privé de toute savour styptique, très-facilement assimilable par l'économie et constitué d'éléments qui entrent précisément dans la composition des os et du sang. A tous égents le simp de quinquina à base de ce sel mérite de fixer l'attention de la médecine et de la pharmacie.

Au lieu de verser, comme nous venens de le dire, les solutions de sels de fer dans les sirops à l'eau de quinquina jame, rouge et gris, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dise que nous avons ajouté des solutions d'estraits de quinquina dans des sirops ferruginoux à base de tartrate, de citrate et de pysophosphate de fer citvo-ammoniscal, mais les résultats ent toujours été les mêmes, et constamment il y a eu formation de composés insolubles très-notables, en même temps que les sirops se coloraient en brun plus au moins fonoé.

Le sirop de pyrophesphate de ser et de sonde est le seul qui se soit comporté d'une manière dissérente.

En effet, soit que le pyrophosphate de fer en combinaison avec le pyrophosphate de soude et mélangé dans du sirop de sucre se trouve doublement dissimulé, l'addition des extraits de quinquina rouge, jaune et gris n'y produit pas des réactions aussi prononcées que lorsqu'on verse des solutions ordinaires de sels de fer dans les sirops de quinquina à l'eau.

Avec le sirop de pyrophosphate de fer et de soude, l'extrait hydroalcoolique de quinquina rouge à la dose de 10 cent. pour 20 grammes de sirop sournit une coloration brune rougeatre et presque aussitôt un trouble notable qui indiquent que malgré l'état latent du fer il s'est produit une réaction sensible.

Si l'on filtre au papier ce sirop de quinquina rouge ferrugineux, il reste très-transparent pendant un certain temps, mass on observe qu'après quelques mois il se trouble de nouveau.

L'extrait hydroalcoolique de quinquina jaune donne un produit à peu près identique.

Ainsi les extraits de quinquinas rouge et jaune ne fournissent donc pas avec le sirop de pyrophosphate de fer et de soude des sirops ferrugineux stables dans leur composition comme dans leurs propriétés physiques.

Cependant avec l'extrait hydroalcoolique de quinquina gris, et a la même dose que les extraits de quinquina jaune et rouge, le sirop de pyrophosphate de fer et de soude ne se trouble pas d'une manière appréciable; il acquiert seulement une coloration jaunatre à peine sensible. Il convient de dire toutesois que le résultat ne peut être obtenu qu'avec la quantité d'extrait de quinquina gris indiquée (10 cent. par 20 grammes de sirop), car à dose plus élevée, le mélange se colore en jaune brunattre, et de plus il se trouble tout à fait.

## § II. Vins de quinquina ferragineux.

Nos recherches sur les sirops de quinquina ferrugineux nous ont démontré qu'en général, et toutes choses égales d'ailleurs, le quinquina gris s'associait mieux avec les sels de sesquioxyde de fer que les quinquinas jaune et rouge. Cette observation est également applicable aux vins quelle que soit leur provenance, et avec le tartrate, le citrate et le pyrophosphate de fer citro-ammoniacal (1). Mais cela n'a pas lieu de surprendre, lorsqu'on sait que le quinquina gris contient moins d'alcalis organiques et de matières colorantes capables de réagir non-seulement sur les sels de fer, mais encore sur les principes tanniques et colorants des vins.

Il y a toutesois cette différence capitale entre les sirops et les vins de quinquina ferrugineux, que pour ces derniers les réactions ne se trouvant plus entravées par la présence d'une

<sup>(1)</sup> Nous omettons ici à dessein le pyrophosphate de fer et de soude parce qu'en présence des vins de quinquina il réagit d'une manière tout à fait spéciale.



grande quantité de sucre, sont d'abord plus profondes et plus promptes à se produire, puis se compliquent de toutes les décompositions chimiques qui s'opèrent entre le fer et le quinquina d'une part, et entre ces substances et les principes tanniques et colorants propres aux vins, d'autre part.

Les nombreux essais que nous avons faits pour obtenir un vin de quinquina ferrugineux de composition constante, de facile conservation, et enfin réunissant tous les avantages qu'on est en droit d'attendre de l'association du fer et du quinquina administrés ensemble ou isolément, ont été exécutés avec des vins de France et des vins d'Espagne.

Après en avoir préparé des vins, d'après le procédé du Codex actuel, et avec les trois espèces de quinquina jaune, rouge et gris, nous y avons mélangé des solutions concentrées de tartrate, de citrate, de pyrophosphate de fer citro-ammoniacale et enfin de pyrophosphate de fer et de soude dans les proportions de 20 cent. de sel de fer pour 30 grammes de vins de quinquina.

Le volume des précipités auxquels donnaient lieu les sels ferriques a été constaté avec soin, ainsi que la décoloration du liquide, et nous avons recherché, à l'aide d'une solution de prussiate de potasse, la proportion comparative du fer contenue dans chacun de ces vins filtrés. Comme le prussiate de potasse ne produit pas de précipité de bleu de Prusse avec le pyrophosphate double de fer et de soude, nous avons préalablement ajouté dans le vin préparé avec ce sel une certaine quantité d'acide chlorhydrique, qui permet alors au réactif de réagir à la manière ordinaire. Enfin, nous avons suivi avec attention les changements que le temps faisait éprouver à tous nos vins de quinquina ferrugineux.

Nous résumons dans une série de tableaux les expériences que nous avons faites avec les vins de quinquina ferrugineux, obtenus par les moyens que nous venons d'indiquer.

## Vins de quinquina au vin blanc de Bordeaux.

|                               | TARTRATE FERRICO-<br>POTASSIQUE ET CITRATE<br>DE FER AMMONIACAL.                                                                                                                                                                                       | Pyrophosphate<br>De Fer<br>Citro-Ammoniacal. | PYROPHOSPHATE<br>DE FER<br>ET DE SOUDE.                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIM<br>DE QUINQUINA<br>JAUNE. | Abondant précipité immédiat et blanc sale — décoloration du vin—fer en quantité trés—notable dans le vin filtré.                                                                                                                                       | Idem.                                        | Abondant précipité<br>blanc sale, immédiat<br>et plus volumineux<br>qu'avec les autres<br>sels de fer-décolo-<br>ration également<br>plus prononcée du<br>vin — fer en très-<br>petite quantité dans<br>le vin filtré. |
| VIN<br>DR QUINQUINA<br>ROUGE. | Même reaction que<br>ci-dessus.                                                                                                                                                                                                                        | Même réaction que<br>ci-dessus.              | Même réaction que<br>ci-dessus.                                                                                                                                                                                        |
| VIN<br>DE QUINQUINA<br>GRIS.  | Trouble et ensuite pré-<br>cipité sensible mais<br>moins apparent qu'a-<br>vec les vins de quin-<br>quinas jaune et rouge<br>—décoloration éga-<br>lement moindre du<br>vin —fer plus abon-<br>dant dansle vin filtré<br>que dans les précé-<br>dents. |                                              | Abondant précipité blanc sale mais moins abondant que les précédents—dé- coloration également moindre du vin—fer en très-petite quan- tité dans le vin filtré.                                                         |

Nous croyons devoir conclure de ces expériences:

1° Que le tartrate, le citrate et le pyrophosphate de fer citro-ammoniacal réagissent moins fortement sur le vin de quinquina gris au vin blanc de Bordeaux que sur ces mêmes vins préparés avec les quinquinas jaune et rouge;

2° que le pyrophosphate de fer et de soude est, de tous les sels de fer, celui qui s'associe le moins avec les principes contenus dans les vins de quinquina jaune, rouge et gris;

3° Que malgré la proportion de fer qui reste dans le vin de quinquina, et après en avoir isolé le premier précipité, le tartrate, le citrate et le pyrophosphate de fer citroammoniacal, ne donnent que des vins défectueux.

### Vins de quinquina au vin rouge de Bordeaux.

|                              | TARTRATE PERRICO-<br>POTASSQUE SY COPINION<br>DE PIR AMMONDICAE.                                                                                                          | PTROPHOSPHATE DE PEN CITRO-MINUMENTAL | PYROPHOSPHATE DE FER ET DE SOUDE.                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEING THA                    | Abondant dépôt rouge<br>immédiat—décolora-<br>tion notable du vin—<br>fer en quantité très-<br>sensible dans le vin<br>flitré.                                            | Rien,                                 | Précipité immédiat<br>l'avagatre très-abon-<br>daux — décoloration<br>notable du vin qui<br>acquièrt en même<br>temps une tentre ro-<br>tre — et de l'avaga-<br>tite quantité dans le<br>vin filtré. |
| Souch<br>Be Gaindainy<br>Air | Même réaction que ci-<br>dessus.                                                                                                                                          | Même réaction<br>que ci-dessus.       | Même réaction<br>que ci-dessus.                                                                                                                                                                      |
| VIR.<br>QUINQUINA<br>QRIS.   | Front bet ensuite pré-<br>cipité notable — déco-<br>loration sensible du<br>vin, mais moins pro-<br>nomée que les précé-<br>dents — ler en grande<br>quantité dans le vin | Kitan.                                | Meme réaction<br>que ci-dessus.                                                                                                                                                                      |

### Il résulte de ces expériences :

- 1° Que le tartrate, le citrate et le pyrophosphate de ser citroammoniacal réagissent de la même manière sur les principes des vins de quinquina jaune, rouge et gris, au vin rouge de Bordeaux;
- 2" Que le pyrophosphate de far et de soude est, celui qui dénature le plus tous les vins de quinquina.
- 3º Que les vins de quinquina, au vin nonge de Boudeaux, produisent avec tous les sels de ser des préparations très-défentueuses.

## Vins de quinquina au vin de Madère.

| :                             | TARTRATE EERRUG-<br>POTASSIQUE ET CITRATE<br>DE PRE AMMONIAÇAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PTROPHOSHATE THE FER ATTRO-AMMONIACAL.                                                                                                                                                              | PYROPHOSDMANN<br>DE FER<br>AT DE SOUDR,                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YIM<br>DE QUINQUINA<br>JAUME. | Précipité blanc sale<br>immédiat—décolora-<br>tion sensible du vin<br>— fer an quantité<br>très-notable dans le<br>vin filtré.                                                                                                                                                                                                                               | Précipité blanc sale, immédiat et abondant — décoloration du vin plus prononcée qu'avec le tartrate et le citrate—fer quantité très-notable dans le vin filuré.                                     | immédiat et plus<br>abondant qu'avec les<br>amtres sels de fer-<br>décoloration très-<br>prononcé du vin-fer                                                                                                          |
| VIN<br>THE TUNIOUNA<br>ADUGE. | Préciphé rougeatre<br>immédiat—décolora-<br>tion notable du vin—<br>fer en quantité très-<br>aensible dans le vin<br>filtré.                                                                                                                                                                                                                                 | Précipité rougeatre,<br>abondant et immé-<br>titat — ffécoforation<br>du vin plus pronon-<br>cée qu'avec le tartra-<br>te et le citrate-fer<br>en quantité très-<br>sensible dans le vin<br>filtré. | médiat et plus abon-<br>dant qu'avec les au-<br>tres sels de fer-<br>décoloration très-<br>prononcie du vin-<br>ler en quantité très-                                                                                 |
| VIN _BB_OUROUMA GRIS.         | Trouble immédiat et ensuite precipité no- table, mais moindra, qu'avec les vins de quinquina jaune et rouge—le vin filtré est un peu décoloré —fer en quantité très—notable dans le vin filtré—abandon—mbde neuven à lui- moine, corsin-netarde gas si à se troubler de manière à se décolo- mer stout à fait en à megalus contenir que sies straces de fer. | idem.                                                                                                                                                                                               | Précipité blanc jaunâ-<br>tre immédiat et un<br>peu moins abondant<br>qu'avec les vins de<br>quinquiuz jaune et<br>rouge—décoloration<br>semsible du vin—fer<br>en très-petite quan-<br>tité dans le vin fil-<br>tré. |

Nous concluons de ces expériences :

1° Que le tartrate et le citrate de fer réagissent moins profondément sur les principes du vin de quinquina gris que sur ceux des vins de quinquina jaune et rouge au vin de Madère;

2º Que le pyrophosphate de fer citro-ammoniacal donne également un vin moins altéré avec le vin de quinquina gris qu'avec le vin de quinquina jaune et rouge au vin de Madère;

3º Que le pyrophosphate de fer et de soude se décompose instantanément avec toutes les espèces de vin de quinquina au vin de Madère au point que le vin filtré ne retient plus de sel de fer en solution;

4° Que malgré la proportion très-notable de fer que retiennent les vins de quinquina gris additionnés de tartrate, de citrate et de pyrophosphate de fer citro-ammoniacal, le vin de quinquina gris au vin de Madère n'est pas une préparation constante dans sa composition.

Vins de quinquina au vin de Malaga.

| <u>— Аучания положення з Валачина (</u> | TARTRATE FERRICO-<br>POTASSIQUE ET CITRATE<br>DE FER AMMONIACAL.                                                                                                                                                                               | PYROPHOSPHATE DE FER CITRO-AMMONIACAL.                                                                                                                                       | PYROPHOSPHATE DE FER ET DE SOUDE,                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIN DE QUINQUINA JAUNE.                 | Précipité blanc sale<br>immédiat et abon-<br>dant — décoloration<br>peu sensible du vin—<br>ier en quantité très-<br>notable dans le vin<br>filtré.                                                                                            | Trouble dans le pre-<br>mier moment puis<br>précipité qui aug-<br>mente peu à peu—dé-<br>coloration peu no-<br>table du vin—fer en<br>petite quantité dans<br>le vin filtré. | tres-abondant—le vin<br>est notamment déco-<br>loré et après sa fil-<br>tration il n'y existe<br>que des traces de |
| VIN<br>DE QUINQUINA<br>ROUGE.           | Précipité blanc rou-<br>geâtre immédiat et<br>abondant-décolora-<br>tion peu sensible du<br>vin-fer en quantité<br>très-notable dans le<br>vin filtré.                                                                                         | Même réaction<br>que ci-dessus.                                                                                                                                              | Même réaction<br>que ci-dessus.                                                                                    |
| VIN<br>DE QUINQUINA<br>GRIS.            | Pas de trouble ni de dépôt dans le premier moment—c'est seulement après quelques instants que le mé-lange devient opalin et qu'il se forme un précipité notable—décoloration peu appreciable du vin ler en grande quantité dans le vin filtré. | Trouble presque im-<br>médiat et très-appa-<br>rent — décoloration<br>peu sensible—fer en<br>grandequantité dans<br>le vin filtré.                                           |                                                                                                                    |

Ces expériences démontrent:

1° Que le tartrate et le citrate de fer s'associent mieux avec les principes du vin de quinquina gris qu'avec ceux des vins de quinquina jaune ou rouge au vin de Malaga;

2° Que le pyrophosphate de fer citroammoniacal donne également un vin moins altéré avec le quinquina gris, mais que la combinaison insoluble qui se forme s'oppose à ce qu'il puisse servir avec avantage à la préparation d'un vin de quinquina ferrugineux;

3° Que le pyrophosphate de ser et de soude est d'une complète incompatibilité avec toutes les espèces de vins de quinquina au vin de Malaga.

La conclusion générale que nous pouvons formuler maintenant au sujet des vins de quinquina ferrugineux, c'est que toujours le fer, quelle que soit la combinaison saline dans laquelle il est engagé, est incompatible avec les principes contenus dans les vins de quinquina jaune, rouge et gris. Constamment, en effet, il se produit, soit dans le premier moment, soit quelque temps après, des précipités plus ou moins abondants, composés surtout de tannin, d'alcalis organiques, de matières colorantes et d'oxyde de fer. Ce sont de véritables laques, ou mieux de véritables sels à acides organiques dans lesquels les alcalis végétaux et l'oxyde de fer jouent concurremment le rôle de bases. Mais ces réactions ne se bornent pas seulement à la formation de composés insolubles que l'on peut au besoin séparer du mélange pour obtenir des liquides transparents renfermant encore la plus grande partie du fer en solution, car si l'on abandonne à eux-mêmes les vins de quinquina ferrugineux après les avoir filtrés, et si mieux encore les éléments de l'air interviennent, ils ne tardent pas à se troubler de nouveau et à donner naissance à d'autres composés insolubles. Nous avons pu observer qu'en filtrant à plusieurs reprises ces vins à mesure qu'ils se troublaient, on finissait par les décolorer et par les dépouiller de la plus grande partie des matières que l'on a tant d'intérêt à y conserver.

D'après cela on conçoit que les vins de quinquina ferrugineux en général, et quelle que soit la manière dont on les prépare, ne sont pas des médicaments d'une composition constante et sur lesquels la thérapeutique puisse compter.

D'une autre part, et contrairement à ce qui a lieu avec le sirop de quinquina ferrugineux dont nous avons fait connaître précédemment la composition, le fer et le quinquina dans ces vins n'existent jamais à l'état dans lequel ils ont été introduits, en un mot avec les caractères qui appartiennent à chacun de ces médicaments considérés isolément; or on se demande si leurs propriétés thérapeutiques ne se ressentent pas des décompositions qui se sont opérées entre leurs principes et ceux des vins.

Quoiqu'il ne nous soit pas donné d'approfondir ce dernier point, nous croyons cependant indispensable d'en dire ici quelques mots.

Tout le monde sait que pour l'entretien des rouages de l'économie animale, il n'est pas indifférent que les agents destinés à cet usage soient combinés ou mélangés d'une manière arbitraire. Tous les sels minéraux appartenant à un même oxyde ne possèdent pas des propriétés physiologiques absolument identiques, et l'on constate que l'équivalent de diffusion de certains corps dans l'organisme, des sels de soude et des sels de potasse par exemple, n'est presque jamais le même; nul doute qu'il n'en soit de même des agents médicamenteux.

Mous croyons pouvoir dire, sans sortir de notre sujet, que probablement le fer en combinaison avec les acides tartrique, citrique ou phosphorique agit d'une manière différente que lorsqu'il est uni ou mélangé avec du tannin, de l'acide gallique et des principes colorants tels que ceux qui existent dans les quinquinas et dans les vins; que les alcaloïdes des quinquinas, à l'état de sels dans ces écorces, possèdent sans doute des propriètés assimilatrices également différentes lorsque l'art les a fait entrer dans d'autres combinaisons soit solubles, soit insolubles, comme avec les principes naturels des vins.

Ce sont là, on le conçoit, autant de raisons qui nous font dire que la thérapeutique n'a pas toujours à gagner à l'emploi des médicaments dans lesquels les agents actifs sont plus ou moins modifiés dans leurs éléments primitifs par des associations difficiles à spécialiser, soit chimiquement, soit physiologiquement.

Tous ces saits sont importants à enregistrer parce qu'ils mettront peut-être un jour sur la voie des affinités d'absorption en quelque sorte élective, que l'organisme présente pour certaines substances à l'exclusion de plusieurs autres quoique similaires en apparence; et déja MM. Quévenne et Félix Boudet, en démontrant par des recherches intéressantes la différence d'assimilation que présentent tous les principaux sels de ser, ont ouvert une voie qui sera séconde en résultats dès que l'attention des physiologistes se portera sur ce point.

## Recherches expérimentales sur le principe teccique du redout (corissis myetifolis);

#### Par M. RIBAN.

#### (Batenit.)

Le travail de M. Riban se compose de trois parties: la première comprend les caractères de la plante, ses usages, les cas d'empoisonnement relatés par plusieurs observateurs et les recherches chimiques entreprises sans succès par quelques chimistes pour isoler le principe toxique du redoul. Dans la deuxième, l'auteur expose ses recherches chimiques sur cette plante, les procédés qu'il a employés pour en obtenir le principe toxique, et enfin les propriétés physiques et chimiques de ce dernier. Dans la troisième partie, M. Riban fait connaître ses recherches physiologiques sur les animaux à sang chaud et à sang froid.

Sans nous arrêter à la première partie de ce mémoire, nous résumerons les faits les plus intéressants consignés dans les deux autres parties.

M. Riban a donné le nom de coriamyrtine (coriaria myrtifolia) à la substance vénéneuse du redoul.

Pour la préparer on peut avoir recours au suc des fruits et des feuilles de redoul ou, à défaut, à des infusions de ces parties de la plante desséchée, mais le suc est préférable. Ces liquides sont traités par le sous-acétate de plomb jusqu'à cessation complète de précipité; on filtre, et les liqueurs débarrassées de l'excès de plomb par l'hydrogène sulfuré sont évaporées en consistance sirupeuse et agitées à plusieurs reprises avec de l'éther. Celui-ci s'empare de la coriamyrtine; on distille pour séparer la majeure partie du liquide, et le plus souvent il se dépose des cristaux dans l'appareil même; si cet effet n'avait pas lieu, on abandonnerait le résidu à l'évaporation spontanée. Il suffit de faire cristalliser cette matière deux ou trois fois dans l'alcool pour l'avoir parfaitement blanche et pure.

La préparation de la coriamyrtine par les fruits nécessite une

fermentation préalable et est d'ailleurs assez incommode. Les jeunes pousses hautes de 40 ou 50 centimètres ont paru fournir les meilleurs résultats; mais le rendement est très-faible, puisque dans une expérience 50 kilogrammes de jeunes pousses n'ont produit que 7<sup>st</sup>,5 de cristaux très impurs de coriamyrtine.

La coriamyrtine pure se présente sous forme de cristaux blancs, inodores, doués d'une saveur amère insupportable et de propriétés vénéneuses extrêmement énergiques. Elle cristallise facilement en prismes à quatre ou six pans qui paraissent appartenir au système monoclinique.

Elle est peu soluble dans l'eau bouillante et dans l'eau froide. En effet, 100 parties d'eau à 22 degrés ne dissolvent que 1,44 parties de coriamyrtine. Elle est soluble dans l'alcool froid et très-soluble dans l'alcool bouillant qui abandonne de beaux cristaux en se refroidissant. 100 grammes d'alcool à 86 degrés centésimaux à 22 degrés dissolvent 2,01 de principe actif.

La coriamyrtine est soluble dans l'éther qui la laisse déposer par évaporation; elle est également soluble dans le chloroforme et dans la benzine. Le sulfure de carbone la dissout à peine.

Elle dévie à droite le plan de polarisation de la lumière.

La coriamyrtine est anhydre; on peut la chauffer jusqu'à 200 degrés sans qu'elle perde la moindre trace d'eau. Elle fond à 220 degrés environ, en un liquide incolore d'abord, brunissant si l'on maintient la température, et se prenant en masse cristalline par le refroidissement. Chauffée plus fortement, elle noircit et se décompose comme toutes les matières organiques.

La coriamyrtine est parfaitement neutre au papier de tournesol; elle ne sature pas les acides, et ne donne aucun précipité par le bichlorure de platine et l'acide phosphomolybdique; elle ne contient point d'azote.

Chauffée au bain-marie pendant une heure environ avec les acides étendus, elle se dédouble en donnant du glucose et une matière résineuse correspondant à celle que produit la salicine placée dans les mêmes conditions. Parmi les acides minéraux, l'acide nitrique est celui qui accomplit la transformation avec le plus de rapidité, mais la liqueur reste dans ce cas parfaitement transparente.

L'acide oxalique en dissolution dans l'eau et l'acide acétique

étendu dédoublent également la coriamyrtine avec production de glucose.

Le principe actif du redoul est donc un glucoside qui vient prendre place à côté de la salicine. C'est le premier exempte d'un corps de ce genre jouissant de propriétés toxiques.

Les analyses de la coriamyrtine ont fourni des nombres qui s'accordent avec la formule

#### Cro Has Ote:

- M. Riban a fait de nombreuses expériences sur les animaux, soit avec la matière huileuse que l'éther enlève aux fruits du redoul, soit avec l'extrait alcoolique, soit avec la coriamyrtine, et il en déduit les conclusions suivantes:
- 1º Le redoul doit ses propriétés vénéneuses à un glucoside, la coriamyrtine.
- 2° Ce principe immédiat agit sur des êtres bien différents de l'échelle animale, tels que lapins, chiens, grenouilles, insectes diptères.
- 3° Ses effets sont très-énergiques. 0°,2 de substance administrés à un chien et rejetés en grande partie par les vomissements, ont produit d'horribles convulsions après vingt minutes, et la mort en une heure et un quart. 0°,08 suffisent pour obtenir une action violente et rapide sur les lapins.
- 4° Portée sous la peau, elle produit des effets plus redoutables encore: 2 centigrammes tuent alors un lapin en vingt-cinq minutes.
- 5° La coriamyrtine contracte la pupille; elle n'exerce aucune action irritante sur la muqueuse intestinale et oculaire.
- 6º Les animaux succombent à l'asphyxie et à l'épuisement nerveux.
- 7° Les effets de la coriamyrtine ne sont pas identiques à ceux de la strychnine, pour les animaux à sang chaud du moins. Tandis que l'on observe avec la première des convulsions cloniques et tétaniques à la fois, une insensibilité complète, on voît, dans l'action de la seconde, des convulsions exclusivement tétaniques et une sensibilité telle que le moindre frôlement fait naître de nouveaux accès.

Digitized by Google

# Description et usage d'un appareil propre à capsuler les liquides.

#### Par M. Viet., pharmacies à Tours.

Note destinée à remplacer celle du numéro de mars (1).

On commence par préparer des bandes minces de matière gélatineuse au moyen de règles de métal longues de 2 mètres et larges de 0<sup>m</sup>,07, munies d'un rehord qui détermine l'épaisseur que doit avoir la bande. Cette épaisseur est d'environ 1/2 millimètre; la pâte qui sert à former ces bandes a la même composition que celle que l'on emploie pour former l'enveloppe gélatineuse des pilules. On étend cette pâte chaude sur les règles de métal à l'aide d'un chariet ayant la forme d'une trémie, munie à sa partie inférieure d'une ouverture linéaire qui n'en laisse échapper que la quantité nécessaire pour que la plaque soit reconverte jusqu'au niveau des rebords. On porte les règles à l'étuve et l'on en retire les handes gélatineuses lorqu'elles sont assez sèches pour ne plus adhérer entre elles par le simple contact, tout en conservant une grande élasticité.

Cela fait, on monte l'appareil de la manière suivante : on enroule les bandes de pâte gélatineuse en sens inverse sur les deux bobines GG. On verse dans la boule H le liquide que l'on veut capsuler; cette boule porte à sa partie inférieure un tube de métal de 1 centimètre environ de diamètre, qui passe entre les deux bobines, et se prolonge jusque vers le milieu du soudeur DE; un robinet L produit ou ferme à volonté l'écoulement du liquide. On saisit ensuite le bout de chacune des deux bandes roulées sur les bobines, et l'on amène ces deux bouts en les tenant parallèlement jusqu'à la partie inférieure du sou-

Nous prions nos abonnés de faire la rectification dans ce sens.

<sup>(1)</sup> C'est par ermur que l'éditeur a placé en ééte et en dehors du numéro de mars une légende qui n'était pas destinée à l'impression. Nous donnons anjourd'hui, dans le corps du journal, la note explicative que le comité de rédaction avait adoptée, et qu'il se proposait de mettre en regard du dessin envoyé par M. Viel.

deur DE; on imprime au volant K un nombre de tours suffisants pour rapprocher les deux parties du soudeur, qu'on avait tenues jusque-là distantes l'une de l'autre. Ce rapprochement a pour objet de saisir dans les mors du soudeur les bords de chaque bande gélatineuse, afin de les unir intimement l'une à l'autre par une forte pression.

On doit observer que la pression ne s'exerce absolument que sur les extrémités latérales des bandes parallèles, afin que le milieu forme une sorte de boyau dans lequel passe et joue librement le tube chargé d'amener le liquide.

Le soudeur étant ouvert, on descend le boyau de pâte en abaissant le levier I; la partie inférieure de ce boyau vient alors s'appliquer sur la partie supérieure du moule C, et se trouve prise entre les deux parties de ce moule, lorsque par un mouvement de rotation de gauche à droite imprimé au volant J on rapproche le tiroir B, qui porte la seconde moitié du moule C.

Les deux bandes gélatineuses étant alors pressées transversalement l'une contre l'autre, il en résulte un sac entièrement fermé sur trois côtés, savois : les deux pasties latérales et la base.

On ouvre alors le tinoir B en le faisant revenir sur lui-même au meyen du velant tournant en sens inverse, c'est-à-dire de droite à gauche; on descend de nouveau le levier I, qu'on a soin de relever chaque fois au moment où les bandes sont prises entre les mors du soudeur; chaque mouvement élévatoire du levier fait dérouler une longueur des bandes gélatineuses correspondante à sa course.

Au troisième coup de levier, le boyau se trouve juste en face des deux parties du moule, l'une fixée en C, l'autre mobile attenante au tiroir B.

Ces deux parties, formées de fortes plaques d'acier, s'appliquent d'une manière paufaite l'une sur l'autre; de telle sorte que les vides et les plains se superposent mathématiquement.

Avant de mettre en monvement le volant I, qui doit les serrer l'une contre l'autre, on ouune le robinet le pour faire écouler une quantité de liquide telle qu'il y en ait un léger excédant; on presse, le liquide se loge dans les parties vides des plaques, le superflu remonte dans le boyau, et la gélatine est soudée dans toutes les parties où les bandes sont pressées l'une contre l'autre. Le liquide comprimé de toutes parts se réfugie dans les vides, et comme les bandes sont élastiques, il les distend en donnant lieu à des capsules de forme lenticulaire. Lorsqu'on ouvre l'appareil, ces capsules se trouvent découpées dans la pâte, leurs bords ayant été soudés par la pression exercée. On les recueille au sortir du moule dans des tamis placés sous la table de l'appareil.

Au moyen du capsulateur de M. Viel, on peut préparer 25, 30 ou 60 capsules d'un seul coup, selon le modèle des moules mobiles qu'on peut substituer l'un à l'autre; chacun d'eux découpe des capsules d'une grosseur différente; celles dont la dimension est la plus ordinaire pèsent en moyenne 0<sup>17</sup>,288, dont le poids se décompose ainsi:

| Éther      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Enveloppe. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 0,084 |
|            |   |   |   |   |   | · |   |   |   | • |   |   |   | 0,288 |

ou environ 18 gouttes d'éther au compteur Salleron.

Les capsules préparées au moyen de cet appareil sont exactement semblables à celles qu'on connaît sous le nom de perles; mais pour ne pas attenter à la propriété de MM. Frère, M. Viel les a désignées sous le nom de globules.

Supplément au rapport sur les eaux distillées, en vue de la révision du Codex.

Par une commission d'étude, composée de MM. Dubail, Grassi, et Marais, rapporteur.

Messieurs,

La discussion à laquelle vous avez soumis le rapport de votre commission d'étude sur les eaux distillées a eu pour résultat de mettre en évidence certains faits qui étaient restés inaperçus et quelques autres qui demandaient un nouvel examen.

Les sujets à traiter étaient plus importants que nombreux. Ils peuvent se résumer dans les questions suivantes:

- 1° Comparer entre eux les divers modes de distillation proposés pour les roses;
- 2° Étudier l'action du feu nu ou de la vapeur sur les amandes amères et sur les feuilles de laurier-cerise;
- 3° On a remarqué depuis longtemps et dans tous les pays, que les feuilles de laurier-cerise fournissent à la distillation des quantités très-variables d'acide cyanhydrique et d'huile volatile;

L'influence que les diverses saisons de l'année exercent sur la végétation est-elle l'unique ou du moins la principale cause de ces variations, comme on le pense généralement; ou bien faut-il attribuer la raison de ces variations à la différence de latitude d'un lieu à un autre, à l'exposition des arbustes au so-leil ou à l'ombre, à leur âge ou à la nature du terrain dans lequel ils vivent?

4° Continuer les expériences sur le meilleur moyen de conservation des eaux distillées.

#### Eau de roses.

Nous proposions, dans notre rapport, de distiller les roses à feu nu, parce que le produit que nous avions obtenu était plus odorant que celui qui nous avait été fourni par la vapeur.

Plusieurs membres de la société ayant exprimé le désir de ne pas voir abandonner les avantages que présente la vapeur, surtout pour les roses, nous avons fait de nouvelles tentatives pour placer les fleurs dans des conditions nouvelles et plus avantageuses.

MM. Blondeau et Vuasiart ayant proposé de contuser les roses, nous avons cherché à nous rendre compte du résultat que pouvait amener cette modification. L'opération a bien marché, et la masse des roses contusées soumise directement à l'action d'un courant de vapeur a mieux été pénétrée que lorsqu'on opère avec les pétales entiers. Immédiatement après la distillation, le produit obtenu par ce procédé l'emporte sur celui qui est sait à seu nu, exempt qu'il est de toute odeur empyreumatique. Mais au bout de quelques mois, les points de comparaison ne sont plus dans les mêmes rapports: l'eau distillée à seu nu et avec les pétales entiers a perdu son odeur empyreuma-

tique et présente les bonnes qualités que nous lui avons déjà reconnues; celle qui provient de fleurs contraées au contraine, loin de s'amélierer, offre un parfum entaché du caractère particulier à toute fleur et même à toute plante écrasée, froissée; ce n'est plus la fleur à l'état frais et immaculé. Aussi avons-nous cru pouveir conclure au rejet de la contacion des pétales (1).

Ramené à notre point de départ, nous avons remarqué qu'un jet de vapeur à 100° lancé discetement sur les reses donnait une eau peu odossate et surtout dénaturée par un goût particulier de coetion. Nous avons changé les conditions en versant sur les fleurs une quantité d'eau égale à celle de leur poids; puis nous avons procédé à la distillation par la vapeur. Le produit que nous avons obtenu, et que nous avons l'honneur de vous présenter, nous a paru ne laisser rien à désirer; c'est l'expression la plus veaie de la fleur que nous ayons sencentieles. Après un an de préparation, elle réunitiles qualités essentielles suavité du parfum et limpidité parfaite.

En présence de ces résultats, nous vous proposons donc d'appliquer la vapeur à la distillation des neses, avez la seule modification qui consiste à venser sur les fleurs contusées une quantité d'eau égale à celle de leur poids. Nous croyons que la présence de l'eau sur la substance à distiller est nécessaire; elle est un utils intermédiaire entre un agent aumi énergique que la vapeur chauffée à 100° et le principe assumatique, dont la déligateur est extrême, et dent l'extraction ne peut être faite brusquement.

Non seudement nous proposons: l'affusion de l'eau froide pour les roses, mais encore pour la fleur d'oranger, et en général pour toutes les substances fraêches on sèshes qui deivent être soumises à l'action de la vapeur.

Notre proposition tendant à généraliser le procédé de distillation à la vapeur, a donné lieu à des opinions contradictoires. Notre rapport avait posé en principe un fait incontesté, à sovoir, que les caux distillées se conservent d'autant mieux,

<sup>(1)</sup> Malgré les conclusions du rapporteur, la société a cru devoir adopter la contusion des pétales.



qu'elles sont plus pures, c'est-à-dire exemptes de matières fixes ou empyreumatiques, et votre rapporteur dirigeant ses efforts vers ce but, au moyen d'expériences nombreuses et pratiques, avait cru pouvoir conclure à l'application de la vapeur pour toutes les substances à distiller dans nos laboratoires de Pharmacie.

Cette conclusion trouvée trop radicale fut combattue d'abord dans cette enceinte, par des praticiens d'une autorité reconnue, entre autres par notre honorable collègue M. Mayet; elle le fut ensuite au sein même de la commission officielle où elle a trouvé un défenseur convaincu en la personne de notre honoré président M. Boudet.

L'objection la plus sérieuse qui fût faite contre ce mode distillatoire, était qu'avec l'alambic ordinaire modifié par Soubeiran, les luts ordinaires n'offraient pas une résistance suffisante pour empêcher la déperdition de la vapeur. Pour obvier à cet inconvénient, M. Boudet a eu l'idée de supprimer les luts ordinaires en fixant le chapiteau de l'alambic sur son bain-marie au moyen de vis de pression et de lamelles de cuir. L'expérience faite dans le laboratoire de l'école de pharmacie, a donné tous les bons résultats que l'auteur en attendait.

Mais des craintes se sont élevées contre le danger que pourrait faire courir à l'opérateur un appareil distillatoire à pression.

C'est dans ces circonstances que MM. Boudet et Mayet invitèrent votre rapporteur à opèrer en leur présence, avec un alambic ordinaire. L'essai fut fait avec 15 kilog. feuilles de mélisse incisées, sur lesquelles on versa 25 kilog. d'eau.

Les luts résistèrent et l'opération marcha régulièrement jusqu'à la fin.

En résumé, examen fait par cette commission improvisée, il résulta que:

1° L'alambic ordinaire modifié par Soubeiran peut servir à traiter par la vapeur toutes les substances à distiller en pharmacie. Le feu doit être conduit avec ménagement au début.

2° Les luts ordinaires faits avec des bandes de toile ou de calicot fortement enduites de colle de pâte et faisant deux et même trois fois le tour de l'appareil, offrent une résistance suffisante pour s'opposer à toute fuite de la vapeur.

- 3° Le diamètre des tubes destinés à donner passage à la vapeur doit être aussi grand que possible, afin de diminuer la pression intérieure.
- 4° Un jet de vapeur lancé dans une masse de 50 kilogrammes d'eau, formant une colonne de liquide de la hauteur de 0,50 centimètres, considérée comme maximum des quantités sur lesquelles on opère ordinairement en pharmacie, ne produit qu'une pression correspondant à un vingtième d'atmosphère.

#### Eau distillée d'Amandes amères

Le Codex actuel fait distiller les amandes amères à la vapeur, et en cela il est d'accord avec nos meilleurs auteurs. Nous nous sommes assurés que ce procédé donne la plus grande quantité possible d'acide cyanhydrique et d'huile volatile.

On employait autrefois la distillation à feu nu, mais ce procédé avait l'inconvénient d'exposer la masse demi-liquide à être souvent brûlée, malgré la précaution que l'on prenait de garnir l'intérieur de l'appareil distillatoire d'un diaphragme et de paille longue.

Mais pour éviter l'action directe du feu, il n'en subsiste pas moins un certain nombre d'inconvénients qu'il importe de sigualer.

En Allemagne, d'où nous vient ce que nous connaissons sur la distillation des amandes amères, Geiger a fait ressortir depuis longtemps les écarts qui peuvent exister entre la force de telle ou telle eau distillée d'amandes amères, et c'est pour remédier au danger qui pourrait en résulter que ce prudent observateur a proposé de fixer la quantité d'acide cyanhydrique que ce médicament doit contenir; c'est aussi, croyons-nous, pour assurer son efficacité. Pour se convaincre de cette nécessité, il faut savoir que certaines précautions, insignifiantes en apparence, peuvent amener des résultats qui varieront du simple au double.

Mais avant d'aller plus loin il est indispensable de se rappeler les faits suivants, connus de tout le monde: « 1° L'émulsine ou synaptase, en réagissant sur l'amygdaline à la manière d'un ferment, la transforme en acide cyanhydrique et en huile volatile. Cette réaction ne peut être complète qu'en présence d'une certaine quantité d'eau. 2° L'émulsine se coagule à 60°, et elle cesse de réagir sur l'amygdaline quand elle a été coagulée par la chaleur. »

Pour bien se rendre compte de tous les obstacles qui peuvent se présenter dans cette distillation, il importe de savoir que contrairement à l'opinion de Geiger, généralement admise, une macération de vingt-quatre heures, à la température ordinaire. ne donne pas lieu à une réaction complète de l'émulsine sur l'amygdaline. Il se produit seulement une quantité d'acide cvanhydrique égale à un sixième du poids total que peuvent fournir les amandes. Ainsi, 100 grammes de tourteau d'amandes amères aussi parfaitement que posssible exempt d'huile fixe. contenant les éléments propres à la formation de 162 milligrammes d'acide cyanhydrique, n'ont cédé que 28 milligrammes de ce corps à l'eau dans laquelle on les a mis à macérer pendant vingt-quatre heures. Les 134 milligrammes restant ne se formeront qu'à partir du moment où l'on élèvera progressivement la température jusqu'à 60 degrés, point où la totalité de l'acide cyanhydrique et de l'huile volatile doit être formée ou ne se formera pas, car à ce moment l'émulsine est coagulée et cesse de réagir sur l'amygdaline. Bien plus, une macération prolongée détruit progressivement les éléments cyaniques, comme le prouve le tableau suivant :

100 grammes eau du Codex ont donné:

| Sans macé | ratio | n  | • | ٠. |     | 152 <b>m</b> i | lligr. ac. cy | an |
|-----------|-------|----|---|----|-----|----------------|---------------|----|
| 12 heures | _     |    |   |    |     | r50            | -             |    |
| 24 —      | _     |    |   |    |     | 145            |               |    |
| 48 —      | _     | ٠. |   |    |     | 134            |               |    |
| 4 jours   | _     |    | • |    |     | 118            |               |    |
|           | _     |    |   | •  |     | 96             |               |    |
| 15 —      |       | •  | • | •  | • • | 72             | , —           |    |

Disons cependant que nous avons opéré sur des tourteaux d'amandes amères qui nous ont donné de plus grandes quantités d'acide cyanhydrique après vingt-quatre heures de macération qu'en procédant immédiatement à la distillation, mais ce résultat n'était jamais fourni que par des tourteaux contenant des quantités plus ou moins grandes d'huile fixe.

Journ. de Pharm. et de Chim. 3º SERIE. T. XLV. (Juin 1864.)

Ces principes une fois posés, nous montrerons quelles conséquences peuvent en découler.

Que se passe-t-il dans la majeure partie des cas?

1º On délaie le tourteau d'amandes préparé dans Q. S. d'ean (3 p. environ) pour obtenir, suivant l'expression des auteurs, une pâte molle, et l'on procède à la distillation après vingt-quatre heures de contact.

Le jet de vapeur lancé dans la masse élève trop rapidement à 60 degrés cette petite quantité d'eau, et l'émulsine est coagulée avant que la réaction entière ait pu se faire. La preuve en est acquise par l'essai du produit très-variable que l'on obtient, et dont la force est plus ou moins grande suivant que la température a été élevée plus ou moins rapidement.

Si l'on a opéré comme l'indique le Codex actuel, en mettant assez d'eau pour obtenir une bouillie bien claire, le résultat obtenu sera meilleur; la force de l'eau distillée sera plus grande; mais elle sera encore variable. La quantité d'eau à mettre sur les amandes, a dit Soubeiran, a une influence marquée sur la quantité d'acide cyanhydrique et d'huile volatile obtenus. Les nombres suivants viennent à l'appui de cette observation.

Action de la vapeur sur un tourteau d'amandes. Pour 100 gr. eau du Codex.

| Préparé: | sans | eau        |   |   |   |   |   | . • | 10 H | illigr. ac. cyan. |
|----------|------|------------|---|---|---|---|---|-----|------|-------------------|
|          | ı pa | rt. d'euu. |   | • | • |   | • | •   | 58   |                   |
|          | 2    | _          |   |   | • |   |   |     | 75   | -                 |
|          | 3    | -          | • |   | • |   |   |     | 120  |                   |
|          | 4    | -          | • | • | • | • |   |     | 150  |                   |
|          | 5    | _          |   |   |   |   |   |     | 152  |                   |

L'opération marche bien avec cette dernière proportion d'eau; nous proposons donc de l'adopter, puisqu'elle donne les meilleurs résultats.

2° Le pharmacien prépare son tourteau d'amandes lui-même ou il l'achète dans le commerce; de là peuvent résulter des différences considérables.

Nos essais nous ont fait voir que la réaction de l'émulaine sur l'amygdaline est d'autant plus complète que les amandes sont mieux privées d'huile fixe. Ainsi des amandes amères choisies, non exprimées et émulsionnées avec 3 fois leur poids d'eau, n'ont donné que 20 milligrammes, tandis qu'un tourteau d'ave

mandes de même origine a fourni 95 milligrammes. Nous pouvons aussi ajouter que le boursouslement de la masse est plus ou moins considérable suivant que le tourteau est plus ou moins bien privé d'huile fixe. Or, nous avons acquis la certitude que la meilleure presse d'une pharmacie ne peut donner de tourteau exempt d'huile fixe; tandis que les presses hydrauliques arrivent facilement à ce résultat. Aussi, dans le cours de nos expériences, malgré le soin que nous avons pris de choisir nos amandes amères et de les bien exprimer, n'avons-nous jamais obtenu pour 100 grammes d'eau distillée, plus de 75,95 et rarement plus de 100 milligrammes d'acide cyanhydrique. Au contraire, avec le tourteau d'amandes du commerce, exempt de tout mélange, nous avons souvent obtenu 112,120, et quelquefois 130,140 et jusqu'à 152 milligrammes.

Il est une troisième chance d'erreur dont nous aurons à parler plus complètement au sujet de l'eau de laurier-cerise, c'est la perte de l'acide cyanhydrique à l'état gazeux, un peu avant que le liquide commence à distiller. Cette perte, qu'on peut évaluer en moyenne à 10 pour 100 du poids total, varie suivant les circonstances dans lesquelles on a opéré; ainsi elle est moindre quand on a mis avec le tourteau une plus grande quantité d'eau; elle varie avec la grandeur des alambics, elle est en raison directe de leur capacité.

En résumé, il n'y a rien d'absolu dans les quantités d'acide cyanhydrique que l'on peut obtenir de la distillation des amandes amères. Il faut nécessairement avoir recours au dosage proposé par M. Boudet, et établir un titre si l'on veut trouver une uniformité de composition et d'action dans un médicament de cette énergie.

Donc, en nous appuyant sur le résultat que peut donner le tourteau d'amandes bien préparé et convenablement traité, en essayant de nous rapprocher le plus possible des nombres adoptés depuis longtemps dans les différentes contrées de l'Allemagne, nous proposerons de fixer à 100 milligrammes pour 100 grammes d'eau, la quantité d'acide au minimum que devra contenir l'eau distillée d'amandes amères. En raison des chances d'altération, nous croyons qu'il est prudent de fixer une limite pour le minimum, 90 milligrammes par exemple.

#### Eau distillée de laurier-cerise.

L'ancien Codex de 1818 faisait distiller les feuilles de lauriercerise entières, avec 2 parties d'eau; on retirait 1/2 partie de produit seulement.

M. Guibourt, édition de 1828, critique avec juste raison ce procédé, au double point de vue de la quantité d'eau à verser sur les feuilles et de la quantité de produit à retirer. M. Guibourt conseille de porter à 4 parties le liquide de la cucurbite, et fait retirer 1 partie entière d'eau distillée.

Le Codex actuel, édition de 1837, n'a cru devoir accepter que la seconde de ces modifications; il a maintenu à 2 parties la quantité d'eau de la cucurbite. De plus il fait inciser les feuilles. Il y a progrès pour cette dernière mesure; mais c'est le contraire qui a lieu pour le maintien de 2 parties d'eau à verser sur les feuilles. En effet 2 parties d'eau sont déjà trop faibles, comme nous le verrons, lors même qu'on ne retire qu'une 1/2 partie; à plus forte raison quand on retire 1 partie entière et qu'a la fin de l'opération il ne reste plus qu'une seule partie d'eau avec les feuilles.

Nous insistons au point de départ sur ces détails, car dans la question que nous traitons, les causes les plus insignifiantes en apparence produisent, comme pour la distillation des amandes amères, des différences considérables dans la quantité d'acide cyanhydrique obtenu.

Soubeiran, dans son Traité de pharmacie, propose de modifier le procédé du Codex actuel en contusant les feuilles. C'est là une amélioration très-importante, mais l'expression: Eau Q. S. est trop vague, appliquée à une opération dans laquelle pour obtenir des résultats identiques tout devrait être réglé de la manière la plus minutieuse, depuis la marche du feu et le degré de température jusqu'à la grandeur des alambics dans lesquels on opère.

Depuis l'édition du Codex actuel, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, il n'est guère de question qui ait donné lieu à autant d'observations que celle du dosage de l'acide cyanhy-drique dans les feuilles de laurier-cerise. En examinant l'ensemble des recherches qui ont été faites, ce qui frappe d'abord

c'est que, partis du même point, les divers observateurs sont arrivés à des résultats différents. Nous ne mettons en doute aucun des nombres qui ont été trouvés, même les plus opposés. nous les savons tous possibles; mais ce que l'on ne peut admettre ce sont les conséquences qui en ont été tirées. Ainsi la marche suivie est presque toujours celle-ci : des feuilles quelconques de laurier-cerise, provenant de tel pays, et essayées à telle époque de l'année, ont donné pour 100 grammes d'eau distillée faite à parties égales, les unes 35, ou 40, ou 60 milligrammes, les autres 75 ou 90, et même 100 et 110 milligrammes d'acide cyanhydrique. A une autre époque de la même année, des feuilles de même provenance que les premières ont été essavées avec soin. et elles ont donné, soit plus, soit moins que lors du premier essai : donc..... etc. Puis un ou plusieurs autres opérateurs. très-exacts aussi dans l'exécution de leur analyse, viennent donner des résultats différents, quelquefois opposés, et les conséquences qu'ils déduisent sont évidemment différentes ou opposées. Rien qui doive étonner cependant, quand on saura que le même observateur se trouvera toujours en contradiction avec lui-même s'il traite-en deux opérations successives des feuilles de même origine et cueillies à la même époque.

Il est donc impossible d'avoir une opinion exacte sur l'état de la question, d'après le simple examen et la comparaison des travaux qui ont été publiés sur ce sujet.

Les expériences directes multipliées nous ont paru être le seul moyen d'arriver à la solution du problème; aussi nous sommes-nous lancé résolûment dans cette voie, que nous n'eussions certainement pas pu suivre jusqu'au bout sans la merveilleuse rapidité du procédé de M. Buignet, qui nous a permis de porter à plusieurs centaines le nombre de nos essais.

La discussion qui avait eu lieu au sein de la Société avait bien eu pour résultat d'indiquer le but à atteindre; mais il fallait les moyens, il fallait des sujets placés dans diverses conditions, sur lesquels nous puissions suivre, mois par mois, les changements qui pouvaient survenir dans la quantité d'acide cyanhydrique et d'huile volatile fournis par les feuilles de laurier-cerise. Nous avons eu tous ces moyens, tous ces sujets, à profusion, grâce à l'extrême complaisance de M. Barillet, jardinier en chef de la

ville de Paris, qui, à la recommandation de M. Decaisne, a mis à notre disposition l'immense pépinière du bois de Boulogne, sans rivale pour le nombre et la variété des launiers-cerises qu'elle possède. Nous avons eu anné l'avantage de pouvoir contrôler nos observations et d'en vérifier l'enactitude par l'amilyse comparative des feuilles que nous avons pu régulièrement cueillir sur les besux et nombreux lauriers-cerises de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Pour ce qui concerne l'influence du dimat, nous avons pu nous en rendre compte grâce à l'obligeance sans hornes et aux renseignements spécisux de MM. le professeur Girardin à Lille, Méro et Goby à Grasse, D' Rancurel à Lançon (Bouches-du-Rhône), D' Chrestien à Montpellier, et Berjot à Gaen.

Pendant une année entière et plus, nous avons constaté avec exactitude la quantité d'acide cyanhydrique trouvée dans les feuilles de laurier-cerise qui nous avaient été envoyées à différentes époques de l'année, et que nous traitions toujours de la même manière, par le meilleur procédé connu, la contusion.

Au bout de ce temps nous avons voulu tirer des conséquences de notre travail, et en bonne logique, il nous a été impossible de le faire. Non-seulement les résultats variaient d'un mois à l'autre de la même année, mais ils présentaient encore des différences très-notables, quoique moindres, pour les mois correspondants de deux années.

A la suite de tous nos essais nous nous trouviers donc dans le même embarras que nous avions éprouvé lorsqu'il s'était agi de tirer une conséquence des résultats contrailictoires qui ont été publiés sur le sujet qui mous occupe. Tantôt les feuilles du Midi l'emportaient sur celles du Nord, tantôt c'était le contraise qui avait lieu; puis venaient aussi, avec lours variations, les feuilles de la région tempérée que nous avions cueillies nous-mêmes, et alors la confusion était à son comble.

Un moment arrêtés par toutes ces contradictions apparentes, nous avons songé à en chercher la cause ailleurs que dans la composition elle-même des feuilles. En cela nous avons été guidés par bon nombre d'anomalies qui nous avaient frappé dans le cours de nes opérations, et dont la plupart avaient une analogie remarquable avec les phénomèmes que nous avons signalés dans

la distillation des amandes amères. Il n'y avait la rien d'étonnant nuisque, d'après les idées généralement admises, les feuilles de laurier-cerise contiennent deux principes analognes à l'émulsine et à l'amyedaline, dont la réaction, accomplie dans des circonstances favorables, produit de l'acide evanhydrique et de l'huile volatile qui passent à la distillation. Nous disons que la totalité de ces deux corps est le résultat de l'action d'une sorte de ferment sur la matière amère, car nous ne saurions admettre avec M. Lepage de Gisors, la préexistence de l'acide evanhydrique et de l'huile volatile dans les feuilles de laurier-cerise. Voici l'expérience sur laquelle nous fondons notre opinion : Dans la cucurbite d'un petit alambic contenant 3 litres d'eau bouillante. nons plongeons 100 grammes de femilles bien entières, non froissées, cueillies récemment sur un arbre pour lequel le titre à déià été porté à 176 milligrammes d'acide cyanhydrique, et nous placons rapidement le chapiteau qui est luté de suite et avec soin. A l'extrémité du récipient est adapté un tube plongeant dans une eau fortement ammoniacale destinée à absorber l'acide cvanhydrique qui pourrait passer à l'état gazeux avec l'air chaud et dilaté de l'appareil. La distillation commence bientôt, et un poids d'eau égal à celui des feuilles est recueilli. L'examen le plus minutioux de l'eau ammoniacale dans laquelle a passé l'air contenu dans l'appareil ne permet pas d'apercevoir trace d'acide cyanhydrique, et les 100 grammes d'eau distillée n'en offrent que des quantités tellement faibles qu'on ne peut les porter qu'à 3 milligrammes provenant sans doute de la plaie vive du pétiole ou de quelque déchirure du limbe de la feuille. ou bien plutôt de ce que les feuilles malgré leur petite quantité n'ont pas éprouvé subitement dans toute leur épaisseur la température nécessaire à la coagulation de l'émulsine. Quoi qu'if en soit de la présence des 3 milligrammes sur 176 qui auraient dû être produits, il nous semble que ce résultat équivaut à un anéantissement complet par l'eau bouillante des propriétés des principes dont la réaction seule engendre la totalité de l'acide cyanhydrique et de l'huile volatile.

L'idée première de cette épreuve est due à M. Lepage luimême, qui a essayé de s'en servir pour démontrer la préexistence de l'acide cyanhydrique dans les feuilles de laurier-cerise. Mais comme l'a fort judicieusement fait observer M. Gobley, la quantité de feuilles jetées dans la cucurbite étant trop grande, la température de l'eau s'était abaissée, et il en était résulté une réaction partielle. Les prévisions de M. Gobley se trouvent justifiées par le résultat de notre expérience qui n'a porté avec intention que sur une petite quantité de feuilles.

La totalité de l'acide cyanhydrique et de l'huile volatile que peuvent fournir les feuilles de laurier-cerise est donc, comme avec les amandes amères, produites par la réaction de deux corps dont l'un, très-altérable par plusieurs causes et notamment par la chaleur, cesse de réagir sur l'autre quand on le soumet brusquement à une température au-dessus de 60 degrés.

Ces principes une fois admis, on comprend toutes les conséquences qui peuvent résulter des circonstances favorables ou défavorables dans lesquelles on placera les feuilles, c'est-à-dire la matière fermentescible et le principe amer. Il peut se présenter un nombre infini de causes qui feront varier la force de l'eau distillée obtenue. Nous allons essayer de faire ressortir les principales.

1° L'émulsine s'altère, par une fermentation lente, à l'air libre et à la température ordinaire.

Les feuilles de laurier-cerise ne donnent la totalité de l'acide cyanhydrique et de l'huile volatile qu'elles peuvent fournir que pendant quelques heures à partir du moment où elles ont été détachées de l'arbre. Douze ou vingt-quatre heures suffisent à une température de + 12° et à plus forte raison en été pour permettre une certaine déperdition de l'eau de végétation; cette simple modification suffit pour empêcher que la réaction soit complète. La différence est déjà sensible à l'analyse. Avec le temps l'altération devient plus profonde, sa marche peut être indiquée par les nombres suivants:

| Feuilles de la<br>à une tempe<br>au moment | érature | de | + 120    | , e | t. | ay | aı | ıt | de | on | n | é, | 126 mi | illigr. pour 100 |
|--------------------------------------------|---------|----|----------|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|--------|------------------|
|                                            | Après   | 48 | heures   | ١.  |    |    |    |    |    |    |   |    | 118    |                  |
| •                                          | _       | 4  | jours    |     |    |    |    |    |    |    |   |    | 108    | _                |
|                                            |         | 8  | <u> </u> |     |    |    |    | •  |    |    |   |    | 95     | _                |
|                                            |         | ıŝ | -        |     |    | •  |    |    |    |    |   |    | 70     |                  |
|                                            | _       | 3о |          |     |    |    |    |    |    |    |   |    | 26     | _ `              |

On peut dès lors pressentir ce qui peut advenir pour une eau distillée faite avec des feuilles achetées sur un marché où elles n'arrivent que plusieurs jours après avoir été cueillies, pour n'être vendues et distillées que dans les vingt-quatre ou quarante-huit heures, et même après un certain nombre de jours de conservation.

Mais ce sont là les meilleures conditions. Si l'on admet les chances d'altération les plus défavorables, celles qu'entraîne une température de + 20° et + 25°, c'est-à-dire la fermentation, alors l'émulsine se décompose dans les quarante-huit heures avec une rapidité telle que des feuilles prises dans ces conditions n'ont donné pour 100 grammes que 41 milligrammes d'acide cyanhydrique, tandis qu'essayées quelques heures seulement après avoir été détachées de l'arbre elles avaient fourni 130 milligrammes.

Pour fixer les idées sur la valeur des feuilles de laurier-cerise desséchées avec soin, nous dirons tout d'abord que si on les abandonne à la double action de l'air et de l'humidité, elles perdent toute propriété. Quelques semaines suffisent pour entraîner la transformation complète de l'émulsine. Si l'on opère rapidement la dessiccation de 100 grammes à une température de  $+50^{\circ}$ , on obtient en moyenne 50 pour 100 de feuilles séchées, qui sous cette forme peuvent encore fournir un tiers de la totalité de l'acide qu'elles donnaient à l'état frais. Les feuilles ainsi séchées ne se conservent qu'à la condition de les renfermer dans des flacons parfaitement bouchés.

M. Lepage, de Gisors, dans un travail important présenté à l'Académie de médecine en 1848 a démontré que dans ce dernier cas l'émulsine seule est détruite; car en mettant les feuilles qui ne contiennent plus que la matière amère en macération avec un lait d'amandes douces, on obtient une nouvelle production d'acide cyanhydrique.

Toute dessiccation des feuilles, même faite dans les meilleures conditions possibles, ne permet plus d'obtenir d'huile volatile. D'où il semble naturel de conclure que la matière fermesticible qui produit l'huile volatile est d'une composition autre que celle qui engendre l'acide cyanhydrique.

2° Les feuilles de laurier-cerise doivent-être contusées, afin de mettre en contact immédiat les éléments cyaniques.

L'eau dans laquelle on a mis à macérer à froid pendant vingtquatre heures 100 grammes de feuilles entières de lauvier-cerise contient 8 milligrammes d'acide evanhydrique.

Le même essai fait avec les feuilles incisées donne 15 milligrammes.

Avec les feuilles bien contusées, on obtient 60 milligrammes. Le résultat de ces trois opérations fait voir que la membrane coriace qui recouvre la feuille, et que la nature des utricales elles-mêmes, s'opposent à ce que dans l'état normal des feuilles l'ean puisse mettre en communication le ferment et la matière amère, même après une macération prolongée. L'incision ne suffit pas pour donner un résultat complet; il faut qu'il y ait déchirement du limbe de la feuille, contusion. Soubeiran recommande de prendre cette précaution, et M. Deschamps d'Avallon, dans une note publiée en 1847, a démontré qu'elle était nécessaire pour obtenir la plus grande quantité possible d'acide cyanhydrique et d'huile volatile. Du reste, les nombres suivants paraissent résondre la question en faveur de ce mode opératoire.

100 grammes de feuilles entières ont fourni 55 milligr. d'acide cyanhydrique.

La contusion doit être aussi complète que possible; elle doit être faite sans addition d'eau, car nous venons de voir qu'une macération de quelques heures peut donner naissance, avec les feuilles contusées, à 60 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes, soit 60 centigrammes pour un kilogramme. On comprend tout le danger qu'une atmosphère chargée d'émanations aussi délétères présenterait pour l'opérateur qui aurait à traiter plusieurs kilogrammes de feuilles de laurier-cerise. Nous en avons fait l'expérience par nous-mêmes, et plusieurs fois nos aides ont éprouvé de violents manx de tête accompagués de bourdonnements d'oreilles.

- 3° De la macération.
- M. Lepage a fait connaître que la macération n'est pas néces-

saire pour la distillation des seuilles de laurier-cerise. La remarque est exacte si l'on entend parler des seuilles contucées, mais elle cesse de l'être si elle s'applique aux seuilles entières, dont le tissu très-ceriace aurait besoin d'être remolli par une macération préalable; exemple:

Feuilles entières sans macération 35 milligr. pour 100.

4° Une quantité d'eau plus ou moins grande versée dans la cucurbite influe sur la production de l'acide eyanhydrique.

Les deux parties d'eau que le Codex fait mettre sur les feuilles incisées ne recouvrent pas la moitié de la masse; de là résultent deux graves inconvénients: 1° Le petit volume du liquide est perté trop rapidement à la température de 100 degrés, et l'émulsine est coagulée avant que la réaction ait en lieu, le contact immédiat des deux éléments étant retardé par la résistance des cellules dont la plupart n'ont pas été ouvertes par l'incision. 2° L'acide cyanhydrique formé à la la faveur de l'eau de végétation dans la partie supérieure de la masse des feuilles qui ne sont pas en contact avec l'eau, se dégage en grande partie à l'état gazeux.

La contusion des feuilles remédie complétement au premier inconvénient si l'on pratique la distillation avec 5 parties d'eau. La contusion a encore l'avantage de diminuer le volume des feuilles, qui plongent alors complétement dans le liquide; il en résulte une déperdition de l'acide à l'état gazeux beaucoup moins considérable que dans le cas précédent.

5º Perte de l'acide cuanhudrique à l'état gazeus.

La perte de l'acide eyanhydrique à l'état gazeux a été signalée pour la première fois en 1838 par M. C. Paton, dans une thèse sur l'hydroclat de laurier-cerise qu'il a soutenne devant l'École de pharmacie de Paris. Nous avions connaissance de ce fait important depuis de longues années; aussi notre attention s'est-elle portée de ce côté dès le début de nos recherches. M. Plauchud votre correspondant, pharmacien à Forcalquier (Basses-Alpes), a signalé le même fait d'année dernière après avoir failli être victime des émanations délétères qu'il avait respirées à l'orifice du récipient, un peu avant que l'eau commençât à distiller.

La quantité d'acide cyanhydrique qui se dégage à l'état gazeux varie suivant les circonstances dans lesquelles on place les feuilles à distiller. Ainsi une distillation faite avec une petite quantité d'eau. 2 parties, laissera dégager 8 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de feuilles, tandis que si l'on met 5 ou 8 parties d'eau, la perte ne sera que de 4 à 5 milligrammes. La présence de l'acide cyanhydrique tout formé dans le liquide de la cucurbite, comme cela arrive après une macération de vingt-quatre heures, augmente les chances de déperdition qui peuvent alors aller jusqu'à 10 milligrammes. Cette épreuve tentée sur l'eau distillée de laurier-cerise ellemême a donné les résultats suivants: 42 litres d'eau contenant 60 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes ont été mis dans une cucurbite, et l'opération a été faite à feu nu. Après le huitième litre passé à la distillation, il ne restait plus trace d'acide cyanhydrique et d'huile essentielle dans l'appareil. Les gaz qui avaient précédé la distillation de l'eau, recueillis au moyen d'un tube plongeant dans un flacon qui contenait une eau fortement ammoniacale, formaient le total énorme de 6.120 milligrammes, soit 145 milligrammes par litre, ou près de 15 milligrammes pour 100 grammes. Cette expérience nous montre encore que l'acide cyanhydrique et l'huile volatile sont passés en totalité dans la partie du liquide distillé, à partir du moment où celui-ci a atteint le cinquième du poids de l'eau versée dans la cucurhite.

La perte de l'acide cyanhydrique à l'état gazeux ne paraît pas être en rapport absolu avec la quantité plus ou moins grande des feuilles à distiller; elle nous a paru être surtout influencee par le volume de l'air que contient l'alambic dans lequel on opère. Ainsi, un même poids de feuilles de laurier-cerise contusées, mises dans la même quantité d'eau et placées dans deux cucurbites, dont l'une contenait 12 litres et l'autre 120, ont laissé perdre, la petite, 5 milligrammes, la grande, 9 milligrammes.

La déperdition de l'acide cyanhydrique à l'état gazeux a lieu dans les mêmes conditions et dans les mêmes proportions, soit que l'on opère à feu nu, soit que l'on ait recours au procédé par la vapeur.

#### Distillation des feuilles de laurier-cerise à la vapeur.

On peut obtenir au moven de la vapeur la presque totalité de l'acide cyanhydrique et de l'huile volatile contenus dans les feuilles de laurier-cerise. Pour réussir, il est indispensable que les feuilles soient parfaitement contusées et mêlées ensuite à une quantité d'eau que l'expérience nous a fait porter à trois fois au moins le poids des feuilles à distiller. Les feuilles entières ou même incisées, soumises à l'action de la vapeur, ne donnent que de faibles quantités d'acide cyanhydrique et pas ou peu d'huile volatile. Ainsi l'on obtient en moyenne 20 milligrammes avec les feuilles entières, 35 milligrammes avec les feuilles incisées, tandis que les mêmes feuilles contusées et convenablement traitées peuvent fournir jusqu'à 110 milligrammes. Mais pour atteindre le maximun de force, il ne suffit pas de pratiquer la contusion et d'employer une quantité d'eau convenable; car si dans la masse ainsi préparée on lance un jet rapide de vapeur à 100 degrés, on atteint trop vite la température à laquelle le ferment coagulé cesse de réagir sur la matière amère, et dès lors il n'y a plus qu'une production incomplète et variable des composés cyaniques. Ainsi, avec une même quantité de feuilles également contusées et mêlées à un même volume de liquide, la quantité d'acide cyanhydrique peut varier de 60, 75 à 100 milligrammes, suivant que le jet de vapeur plus ou moins puissant aura échauffé plus ou moins rapidement la masse contenue dans le bain-marie. Il est donc de toute nécessité de procéder très-lentement à l'élévation de la température de l'appareil jusqu'au moment où l'on arrive à 60 degrés.

En opérant dans ces conditions, on retire des feuilles du laurier-cerise la plus grande quantité possible de l'acide cyanhy-drique et de l'huile volatile qu'elles peuvent fournir; aussi proposons nous de préparer l'eau distillée de ces feuilles à la vapeur. Cet excellent mode opératoire se trouvera ainsi généralisé; nous avons essayé de prouver qu'il est praticable dans tous les cas que nous avons eu à examiner, et nous souhaitons que les avantages qu'il présente soient étendus, sans exception, à toutes les eaux distillées à inscrire au nouveau Codex.

Mais si le procédé que nous venons de décrire donne des ré-

sultats satisfaisants au point de vue pratique, il n'en est plus de même quand il s'agit de recherches basées sur des nombres qui peuvent varier entre eux de quelques millièmes seulement. D'après les causes de déperdition que nous venons de signales, an se trouve en présence de chances d'erreurs graves, nombreuses, et auxquelles on ne peut remédier complétement en faisant usage de l'alambic. Nous avons acquis la certitude que cet appareil ne peut être employé si l'on veut doser exactement l'acide cyanhydrique contenu dans les feuilles de laurier-cerise; l'emploi de la cornue nous a semblé être le seul moyen d'arriver à une analyse exacte. Nous avons pu ainsi régulariser la température de notre foyer, et condenser complétement l'acide cyanhydrique gazeux, en nous servant comme récipient d'un ballon à long col plongeant en entier dans l'eau tenue à une très-basse température.

Tous les essais qui vont suivre ont donc été faits à la cornne, avec 100 grammes de feuilles.

La différence de latitude d'un lieu à un autre a-t-elle une influence sur la quantité plus ou moins grande d'acide cyanhy-drique fourni par les fouilles de laurier-cerise?

Le laurier-cerise ordinaire, que nous nonmerons officientis, est originaire de l'Asie Mineure et croft spontanément aux environs de Trébizonde, vers le 40° degré de latitude. Voici les résultats obtenus avec cette variété dans plusieurs contrées. Les feuilles ont été essayées dans le même mois.

| Localités.                    | Degr | é de la | titude. | Quantité d'ac. cyan.<br>pour 100 gr.<br>de feuilles. |  |  |  |
|-------------------------------|------|---------|---------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| Montpellier (Hérault)         |      | 43*     |         | 108 milligr.                                         |  |  |  |
| 3 échaptillons.               |      | •       |         | 114 —                                                |  |  |  |
| ,                             |      |         |         | 130                                                  |  |  |  |
| Lançon (Bouches-du-Rhône).    | ٠.   | 43°     |         | 89                                                   |  |  |  |
| 2 échantillons.               |      |         |         | 100                                                  |  |  |  |
| Grasse (Alpes-Maritimes)      |      | 430     |         | 119 —                                                |  |  |  |
| 2 échantillons.               |      |         |         | 116 —                                                |  |  |  |
| Paris (25 à 30 échantillons). |      | 48•     |         | de 92 à 176 milligr.                                 |  |  |  |
| Tournay (Orne)                |      | 48      | • • • • | 150 milligr.                                         |  |  |  |
| Caen (Calvados)               |      | 49      | · .`    | 108                                                  |  |  |  |
| Lilie (Nord)                  |      | 510     |         | 153 ↔                                                |  |  |  |

Depuis quelques années, il a été introduit en France deux variétés de laurier-cerise: l'une originaire du Caucase, caucasica; l'autre venant de l'ancienne Colchide, colchica, pays situés entre le 45 et le 47 degré de latitude, correspondant à notre région tempérée. Ces deux variétés sont cultivées au bois de Boulogne où leur végétation est magnifique. Ils diffèrent sensiblement du laurier-cerise officinalis.

On sait que dans le laurier-cerise officinalis les rameaux ont une tendance à s'écarter du centre commun, se rapprochant ainsi de la ligne horizontale. Dans les nouvelles variétés, au contraire, les rameaux s'élèvent verticalement, se pressent les uns contre les autres, et donnent à l'arbuste l'aspect d'un buisson compact. Le laurier-cerise colchica se plaît dans le voisinage de Peau: son feuillage est d'un vert glauque. La feuille est glabre comme dans l'espèce commune; elle acquiert un très-grand développement: elle est mince et lancéolée; le pétiole est long et grêle: les nervures sont très-peu saillantes, d'où résulte une grande souplesse de la feuille, qui alors est beaucoup moins cassante que celle des autres variétés. A cause sans doute de son origine (45° degré de latitude), le laurier-cerise colchica est plus robuste et supporte mieux nos hivers que la variété officinalis: aussi depuis quelques années les pépiniéristes le propagent-ils à l'exclusion de ce dernier.

L'aspect du feuillage du laurier-cerise caucasica est d'un vert sombre assez semblable à celui du laurus nobilis. La feuille est petite et lancéolée; le pétiole est court, charnu, et de couleur jaune rougeatre, ainsi que les nervures qui sont très-développées.

Essayées à la même époque que les feuilles des expériences précédentes, ces variétés nous ont donné les résultats suivants:

Colchica. . . . 136 milligr. ac. cyan. pour 100 gr. fquilles.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau ci-dessus pour voir que la marche suivie par la quantité de l'acide cyanhydrique obtenu est indépendante du degré de latitude. On trouve encore que, dans une même localité, les nombres varient en proportions aussi grandes que celles qui existent entre le Nord et le Midi.

Une seconde remarque, non moins importante, c'est que contrairement aux idées généralemnt reçues, presque toutes les feuilles venues du Midi contiennent moins d'acide cyanhydrique que celles qui nous ont été envoyées du Nord, et surtout que celles de la région moyenne qui ont été cueillies à Paris et aux environs.

## Influence des diverses saisons de l'année.

Une vingtaine d'arbustes, examinés séparément, ont servi à nos expériences; pendant une année entière et plus, nous avons régulièrement cueilli nous-même tous les mois les feuilles qui étaient essayées seulement quelques heures après avoir été détachées de l'arbre. Nous nous sommes bien vite aperçu que les écarts d'une saison sur l'autre étaient moins considérables qu'on ne le suppose en général; ainsi des arbustes qui nous avaient donné 164 et 168 milligrammes vers le milieu de l'été donnaient encore en décembre et en janvier 150 et 152 milligrammes, et cependant, d'après Soubeiran, les circonstances paraissaient défavorables; car les feuilles de nos derniers essais avaient été cueillies sous la neige et couvertes de glaçons par une température de 6 et même 8 degrés au-dessous de zéro.

#### Nature du terrain.

Les terrains argileux, calcaires ou siliceux, ont fourni les sujets soumis à notre étude; nous avons recherché aussi l'influence de l'engrais au jardin d'acclimatation et dans divers jardins particuliers; toutes nos expériences nous ont prouvé que la quantité plus ou moins grande des éléments cyaniques élaborés dans les feuilles du laurier-cerise n'est pas due à telle nature de terrain plutôt qu'à telle autre. Nous avons trouvé des arbres vivant dans le même terrain, à quelques pas de distance, et qui différaient plus entre eux que d'autres sujets séparés par plusieurs kilomètres, et dont la végétation était alimentée, ici par une terre calcaire, là par une terre argileuse.

L'engrais des jardins les mieux cultivés ne permet pas d'obtenir des proportions d'acide cyanhydrique constamment supérieures à celles que fournissent les arbustes qui ont grandit et qui vivent dans un terrain calcaire.

## Age des arbustes.

Des lauriers-cerises séculaires, d'une végétation magnifique, croissant en pleine terre aux environs de Montpellier, nous ont donné en novembre dernier 120 milligrammes. A la même date un petit arbuste âgé de cinq ans, pris au hasard chez un jardinier des environs de Paris nous fournissait 132 milligrammes. En d'autres circonstances c'est le contraire qui avait en lieu.

### Exposition au soleil ou à l'ombre.

Même irrégularité. Tous les nombres possibles entre 92 et 176 nous ont été donnés tour à tour par des feuilles qui s'étaient développées soit au soleil soit à l'ombre. Les deux arbustes qui nous ont fourni le plus d'acide cyanhydrique pendant le cours de nos essais sont, l'un au bois de Boulogne, exposé au midi; l'autre sur la terrasse de Saint-Germain en Laye, complétement ombragé par de grands sapins. Il a été retiré des feuilles du premier 164 milligrammes, et de celles du second 176 milligrammes pour 100 grammes.

Jusque-là, nous voyons le laurier-cerise donner des quantités variables d'acide cyanhydrique quelles que soient les conditions dans lesquelles nous le prenions. Rien ne surprendra dans cette irrégularité de composition lorsqu'on saura que sur un même arbuste les feuilles de deux branches peuvent varier de 10 à 12 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes. Bien plus, les feuilles de deux jeunes rameaux pris sur la même branche varient entre elles; et enfin, grâce à l'extrême délicatesse du réactif de M. Buignet, nous avons pu constater des différences appréciables pour un poids donné entre deux feuilles cueillies sur le même rameau.

Dans nos essais pour les diverses saisons de l'année, nous avons constaté une différence de 18 à 20 milligrammes au désavantage des mois de décembre et de janvier. Pour essayer de nous rendre compte de ce fait, nous avons pris la feuille lors de sa naisance et nous l'avons suivie dans tout son développement. Nous avons vu que les jeunes pousses possèdent la plus grande quantité d'éléments cyaniques au moment où elles apparaissent, c'est-à-dire

Digitized by Google

en mai; plus tard les feuilles s'organisent; les principes fixes tels que le tissu cellulaire, le tissu fibreux, la chlorophylle, s'y montrent en plus grande quantité et intervertissent le rapport des éléments cyaniques avec le poids de la feuille de serte que pour un poids donné les mêmes feuilles ne peuvent plus fournir la même quantité d'acide cyanhydrique: c'est l'époque des mois de juin et juillet. Plus tard, en automne, les éléments fixes dont nous avons parlé continuent à affiner dans les feuilles dont la couleur est plus sombre, les nervures plus saillantes et la texture plus cassante. A ce moment, l'émulsine et la matière amère qui n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions semblent avoir diminué par la raison que nous venons de donner. Cette marche se continue en hiver pour faire sentir son influence aux feuilles persistantes que nous nommerons feuilles de deux ans. Nous appuyons notre raisonnement sur l'analyse suivante:

### Analyse d'un laurier-cerise agé de dix-huit à vingt ans.

|             | •                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Quantité d'acide cyan.                                                                        |
|             | pour 100 gr.                                                                                  |
| _           | do partie analysée.                                                                           |
|             | foliifères pris en avril 160                                                                  |
| Jeunes feui | illes, après épanouissement du bourgeon. Mai. 150                                             |
| Feuilles ay | ant acquis leur entier développement. Fain,                                                   |
|             | automne                                                                                       |
| Feuilles en | automne                                                                                       |
|             | hiver                                                                                         |
|             | deax ans                                                                                      |
|             | Horifères pris en novembre                                                                    |
|             | nouies, cueillies dans les premiers jours d'ayail. 50                                         |
| rieurs epai | louies, cuenties dans les premiers jours a aymi                                               |
| Fruit ai    | rivé (Sarcocarpe (chair du fruit) pas traces aturité. Endocarpe (ligneux du noyau) pas traces |
|             |                                                                                               |
| Amande (l   | huile fixe a été exprimée et le poide de l'acide                                              |
|             | ique a été rapporté à celui du tourteau) 450                                                  |
| n           | Chevelu                                                                                       |
| Racine      | Collet                                                                                        |
| - 4         | da taono                                                                                      |
| Bois        | des grosses branches                                                                          |
| on          | des grosses branches                                                                          |
| ligneny.    | des rameaux de deux ans 9                                                                     |
|             | des rameaux d'un an ou de l'année 10                                                          |
|             | du tronc                                                                                      |
|             | des grosses branches                                                                          |
| Écorce.     | des rameaux de trois ane.                                                                     |
| 2017G       | des grosses branches                                                                          |
|             | des rameaux d'un an ou de l'année 82                                                          |
| ,           | / nes inineany of the the restrict                                                            |

Il résulte de cette analyse et d'un grand nombre d'autres saites dans les mêmes conditions: 1° que la richesse d'un laurier-cerise en acide cyanhydrique, et nous pouvons ajouter en huile volatile, est constamment en rapport avec la marche de la végétation; 2° que dans toutes les parties d'un laurier-cerise, sauf dans le péricarpe du fruit qui n'en contient pas traces, les éléments qui préduisent l'acide eyanhydrique existent en quantité variable, et qu'ils s'y rencontrent en proportions d'autant plus grandes que l'on se rapproche davantage des extrémités de l'arbre.

Cette marche est du reste en parfaite harmonie avec l'opinion des botanistes, qui ont observé que la séve tend généralement à monter avec plus de force et d'abondance vers les extrémités des branches, où s'accomplissent les phénomènes de la nutrition, régions dans lesquelles paraissent s'élaborer les principes constituants des végétaux.

# Nécessité de doser l'acide cyanhydrique dans l'eau distillée de laurier-cerise.

D'après ce que nous venons de voir, il est permis de regarder comme absolue l'impossibilité d'obtenir une eau distillée de laurier-cerise toujours identique, quelles que soient les conditions dans lesquelles on opère. Or comme les variations peuvent être assez considérables pour aller du simple au double, et que le médicament qui nous occupe peut présenter de grands dangers si la partie active n'est pas déterminée d'une manière rigoureuse, il importe de fixer les médecins sur sa valeur en lui assignant un titre, maximum pour les raisons que nous venons d'énumérer, minimum pour éviter les inconvénients que nous allons vous signaler.

Notre confrère M. Plauchud, pharmacien à Forcalquier (Basses Alpes), vous a adressé l'année dernière trois échantillons d'eau distillée de laurier-cerise, rigoureusement faite d'après le procédé du Codex. Ces eaux distillées, destinées à servir de type pour la région du Midi, titraient:

1861 1er juillet. . . . . . 50 millig. d'acide cyan. pour 100 gr. d'eau-

— 15 septembre. . . . 34

Nous sommes déjà arrivés bien au-dessous de ce que l'on peut obtenir, mais nous ne devons pas nous arrêter là.

Six échantillons d'eau de laurier-cerise ont été pris à Paris dans des fabriques de médicaments; elles contenaient pour 100 gr. :

| ۵. |   |   |  |  |   | 42   | milligr. acide cyan. |
|----|---|---|--|--|---|------|----------------------|
| B. |   |   |  |  |   | 32   | _                    |
| G. |   |   |  |  |   | 24   | . <b>–</b> '         |
| D. |   |   |  |  |   | . 14 | _                    |
| E. |   |   |  |  |   | 10   |                      |
| F. | _ | _ |  |  | _ | 0    | pas de traces.       |

Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires.

La première de ces eaux a offert seule la présence de l'huile volatile, sous l'influence du réactif que nous allons bientôt faire connaître.

Quel titre assignera-t-on à l'eau de laurier-cerise, et comment parviendra-t-on à l'obtenir?

C'est une question que nous trouvons convenable de vous laisser résoudre. Cependant, en considérant la dose à laquelle on emploie journellement ce médicament, et pour nous mettre en harmonie avec les mesures adoptées par les pharmacopées des pays voisins, nous proposerons de fixer à 50 milligrammes maximum et à 40 milligrammes minimum, la quantité d'acide cvanhydrique que devront contenir 100 grammes de produit. Les nouveaux rapports entre les feuilles de laurier-cerise et leur eau distillée :: 2:3, que vous avez adoptés à l'exclusion des anciens qui étaient :: 2 : 2, permettront d'obtenir de suite un produit qui se rapprochera de la force de 50 milligrammes. Pour arriver exactement au titre voulu, nous ne voyons aucun moyen aussi rationnel que celui qui consiste dans l'addition de l'eau distillée simple quand il s'agit de diminuer la force du médicament; lorsqu'au contraire on veut l'élever, ce qui est une exception si l'opération a été bien dirigée, on doit avoir recours à une nouvelle distillation. Telles sont les mesures pratiques employées en Belgique, en Prusse et dans toute l'Allemagne.

Réactif propre à déceler dans une eau distillée la présence des huiles volatiles d'amandes amères et de laurier-cerise.

Le réactif de M. Buignet ne nous a pas donné seulement la possibilité de faire avec exactitude une foule d'essais, il nous a encore servi à reconnaître la présence des huiles essentielles de laurier-cerise et d'amandes amères dans les eaux distillées obtenues avec ces substances. La réaction pour les deux huiles volatiles est identique. C'est en vain que nous avons cherché à établir entre elles une différence.

On sait qu'après et souvent pendant le dosage par le procédé de M. Buignet, le liquide peut devenir trouble ou blanc laiteux plus ou moins rapidement et d'une manière plus ou moins intense, suivant que l'eau distillée à essayer contient une quantité plus ou moins grande d'huile volatile.

Le précipité, comme l'a annoncé M. Buignet dans son remarquable mémoire de 1859, est formé d'hydrobenzamide qui a pris naissance sous l'influence de l'ammoniaque, et d'huile volatile précipitée par suite de la saturation de l'acide cyanhydrique.

On sait encore que le liquide laiteux abandonné à lui-même après le dosage conserve sa couleur blanche.

Si l'on verse 20 grammes alcool à 90° dans 100 grammes d'eau distillée d'amandes amères ou de laurier récemment préparée, et qu'après le dosage on laisse le liquide en repos, il se produit un peu avant, rarement après douze heures, une magnifique couleur jaune d'or.

La sensibilité de cette réaction est telle que la présence d'une goutte d'essence dans 100 grammes d'eau est parsaitement accusée.

Nous nous sommes assuré, par des expériences réitérées et comparatives, que cette addition d'alcool ne nuisait en rien à l'exactitude du dosage de l'acide cyanhydrique. Nous avons trouvé dans cette addition d'alcool un précieux moyen pour maintenir dans un état de transparence parfaite, pendant l'opération, l'eau distillée la plus riche en huile volatile; avantage précieux, nous le répétons, quant on veut saisir l'apparition de la nuance bleu-céleste, terme de la saturation par la liqueur cuivrique.

Les eaux distillées d'amandes amères et de laurier-cerise perdent, avec le temps, la propriété de reproduire cette belle couleur jaune que nous venons de signaler. Il paraît évident qu'en cet état de dissolution dans l'eau, les huiles volatiles s'oxydent assez promptement et se modifient profondément. Alors on n'obtient plus que des nuances jaune roux, puis jaune sale. A ce moment les proportions d'acide cyanhydrique n'ont souvent pas changé.

Ce réactif nous a permis de faire quelques recherches dont voici le résumé :

- 1° Les feuilles de laurier-cerise, sans exception, fournissent de l'huile volatile à toutes les époques de l'année, contrainement à l'opinion émise dans le Traité de Pharmacie de Sou-heiran.
- 2° La quantité d'huile volatile contenue dans les feuilles de laurier-cerise ainsi que dans les amandes amères, est en rapport direct avec la quantité d'acide cyanhydrique fourni.
- 3° L'huile volatile fournie pas un poids donné d'amandes amères ou de feuilles de laurier-cerise se dissout complétement dans l'eau distillée qui a servi à l'extraire, pourvu que cette eau contienne la totalité de l'acide eyanhydrique que peuvent produire les substances à distiller. Pendant le cours de nos nombreux essais, nous n'avons jamais trouvé une seule exception à cette règle.
- 4º Le ferment qui engendre l'huile volatile paraît être une modification du principe analogue à l'émulsine qui produit l'acide cyanhydrique. En effet, on le rencontre seulement sur le parcours des sucs du laiex, dans les hourgeons, dans les feuilles, dans les fleurs, dans les semences et jusque dans l'écorce des jeunes rameaux de l'année; mais il se modifie et disparaît dans le reste de l'écorce. Il n'existe pas dans le bois mi dans la racine, qui cependant contiennent les éléments de quantités assez fortes d'acide cyanhydrique.
- 5° Dans une eau distillée d'amandes amères ou de laurier-cerise qui commence à s'altérer, c'est toujours l'haile volatile qui disparaît la première, en passant par diverses transformations en présence desquelles cesse de se produire la couleur jaune que nous venons de signaler.

6° Les feuilles de laurier-cerise contiennent en moyenne un cent-vingtième de leur poids d'huile volatile; les amandes amères en contiennent un soixante-quinzième.

# Altiration des coux distillées d'amandes amères

MM. Deschamps et Lepage ont observé que les hydrolats d'amandes amères et de laurier-cerise s'altèrent profondément dans l'espace de quelques mois, si on les abandonne au contact de l'air dans des flacons débouchés ou simplement recouverts d'un papier ou d'une capsule. Nous nous sommes assuré que la décomposition, au bout d'un an, est partielle dans des flacons pleins et complète dans ceux qui sont en vidange. Les mêmes phénomènes se reproduisent avec ou sans l'intervention de la lumière.

MM. Buignet et Mayet ont prouvé dans ces derniers temps que ces mêmes médicaments, renfermés dans des flacons bouchés en verre, ne perdent qu'une quantité presque nulle de leur acide cyanhydrique. La remarque est juste pour ce qui est des flacons complétement remplis et privés d'air, lors même qu'on les expose à une vive lumière pendant une année entière. Dans ce cas la perte est de 2 milligrammes seulement pour 100 grammes d'eau. Mais quand les flacons sont en vidange, les chances d'altération augmentent; elles sont en rapport direct avec le volume d'air introduit dans le flacon. Nous avons vu que dans ces dernières conditions la perte peut être évaluée en moyenne à 6 ou 8 pour 100. Dans des flacons souvent débouchés pour le service de la pharmacie, nous avons presque toujours constaté une déperdition de 5 à 6 pour 100, rarement de 8 à 10 pour 100.

De la conservation des eaux distillées en général.

Après un examen attentif de tous les procédés de conservation qui ont été publiés jusqu'à ce jour; après de nombreux essais tendant à soustraire le liquide à l'action de l'air, nous avons acquis la certitude que l'usage exclusif des flacons bouchés en verre et de petite capacité, comme le conseille M. Guibourt et comme on le pratique en Allemagne, est le meilleur moyen connu pour retarder l'altération des eaux distillées, qu'il convient aussi de soustraire à l'action de la chaleur et de la lumière.

Il reste toujours parsaitement établi que la pureté de ces médicaments obtenus par les moyens les mieux appropriés à la nature de chaque plante aide puissamment à leur conservation en les privant le mieux possible de matières organiques fixes, point de départ de toute décomposition.

#### Conclusions.

Il résulte de l'ensemble de ce travail que:

1° Une certaine quantité d'eau versée sur les fleurs rend possible la distillation des roses par la vapeur.

Cette mesure, qui protége la délicatesse du parfum des plantes contre une température trop brusquement élevée à 100 degrés, est applicable aux fleurs d'oranger et à toutes les substances odorantes qui sont destinées à être soumises à l'action de la vapeur. Les pétales des roses seront contusés.

La distillation à la vapeur est praticable pour toutes les eaux distillées, sans exception. A l'aide de ce procédé on obtient des médicaments qui présentent à l'odorat et au goût tout l'arome, toute la suavité des matières premières qui les ont fournis.

Tout inconvénient, tout danger disparaissent quand on a soin de se servir de tubes d'un large diamètre pour livrer un passage facile à la vapeur qui doit déboucher dans un espace libre, réservé au fond du bain-marie au moyen d'un diaphragme percé de trous.

Pour empêcher toute déperdition de la vapeur, il suffit de luter l'appareil avec de larges bandes de toile ou de calicot enduites de colle de pâte ordinaire, faisant deux ou trois fois le tour de l'alambic.

2° L'emploi de la vapeur appliquée à la distillation des amandes amères, permet d'obtenir la plus grande quantité possible d'acide cyanhydrique et d'huile volatile. Pour réussir il est indispensable de délayer le tourteau d'amandes dans une quantité d'eau égale au moins à cinq fois son poids, et d'élever lentement la température jusqu'au point d'ébullition. La macération ne permet pas d'obtenir des résultats plus avantageux que ceux qui sont sournis par une distillation à laquelle on procède immédiatement, pourvu toutesois que l'on opère avec un tourteau aussi privé que possible d'huile sixe.

La présence, en quantité plus ou moins grande, de l'huile fixe dans un tourteau d'amandes amères est une des causes principales des variations que l'on observe dans la production de l'acide cyanhydrique et de l'huile volatile. Ainsi le tourteau le mieux privé d'huile est celui qui donne la plus grande somme d'essence et d'acide cyanhydrique.

L'acide cyanhydrique se dégage à l'état gazeux mêlé à l'air contenu dans l'appareil distillatoire. La quantité qui se perd est influencée par diverses circonstances; en moyenne, elle est de 1/10 du poids total.

A cause de l'impossibilité où l'on est d'obtenir des eaux distillées d'amandes amères de force identique, il est prudent d'assigner un titre à un médicament dont la trop grande énergie ou le défaut d'action peuvent entraîner des inconvénients également regrettables. Donc, eu égard à la composition des amandes amères et aux conventions adoptées dans les pays voisins, nous proposons de fixer ce titre à 100 milligr. d'acide cyanhydrique pour 100 gr. d'eau, au maximum, et 90 milligr. au minimum.

- 3° La végétation du laurier-cerise, sous notre climat temperé, peut se produire dans toutes ses phases, mais seulement à partir du moment où les arbustes ont atteint l'âge de douze à quinze ans. Cette règle, cependant, présente des exceptions; elle est moins générale aux environs de Paris que dans la partie méridionale de la France, où les arbustes commencent à porter et portent ensuite régulièrement des fleurs et des fruits vers leur huitième ou dixième année.
- (a) La totalité de l'huile volatile et de l'acide cyanhydrique fournis par les feuilles de laurier-cerise est le produit d'une réaction qui s'opère entre deux substances analogues à l'émulsine et à l'amygdaline des amandes amères. Cette réaction ne peut avoir lieu qu'en présence de l'eau; c'est ce qui arrive à la faveur de l'eau de végétation, lorsqu'on froisse les feuilles fraîches entre les doigts.

- (b) Les feuilles fraîches de laurier-cerise, convenablement traitées, fournissent de l'huile volatile à toutes les époques de l'année et pendant toute la durée de leur vie de végétation.
- (c) La quantité d'huile volatile contenue dans les seuilles de laurier-cerise est toujours en rapport direct avec la quantité d'acide evanhydrique sourni.
- (d) L'huile volatile fournie par un poids donné de feuilles de laurier-cerise se dissout complètement dans l'eau distillée qui a servi à l'extraire, pourvu que cette eau contienne la totalité de l'acide cyanhydrique que peuvent produire les feuilles à distiller.
- (e) Le contact à froid et en présence de l'eau, du ferment et de la matière amère contenus dans les feuilles de laurier-cerise, ne produit au bout de vingt-quatre heures qu'une quantité d'acide cyanhydrique égale à un tiers du poids total de celle que peuvent fournir ces mêmes feuilles.
- (f) La matière fermentescible est douée d'une grande altérabilité; c'est en partie à cet inconvénient que les feuilles de laurier-cerise doivent de donner des quantités d'huile volatile et d'acide cyanhydrique d'autant plus faibles qu'elles sont détachées de l'arbre depuis plus longtemps. Une chaleur humide accélère cette décomposition, qui peut être presque complète en quelques heures.
- (g) L'analyse d'un laurier-cerise fait voir que les éléments cyaniques sont répartis d'une manière fort inégale dans toutes les parties de l'arbuste, et que, suivant la loi commune à la végétation tout entière, la plus grande force se trouve portée vers les extrémités, organes principaux de la nutrition.
- (h) Une seule partie de l'arbre fait exception à cette composition si générale, c'est le péricarpe du fruit (épicarpe, sarcocarpe et endocarpe), qui ne contient pas trace des éléments communs aux autres parties du végétal.
- (i) La différence de force des feuilles de laurier-cerise, qui se retrouve sur le même arbuste, sur la même branche et jusque entre deux feuilles vivant sur le même rameau, ne nous paraîs être due qu'à la force de vitalité, à cette force occulte, mysérieuse et variée qui ne s'explique pas, qu'il nous est simplement

permis de constater, et qui fait que dans la nature il ne se trouve pas deux êtres absolument semblables.

- (j) La différence du climat, la nature du terrain, l'exposition au soleil, l'âge des arbustes, ne paraissent avoir dans cette variété de forces qu'une influence très-secondaire. Contrairement à nos prévisions, les feuilles qui nous sont venues du midi de la France ont, pour la plupart, donné moins d'acide cyanhydrique que celles de la région du Nord. Cette différence s'explique par les proportions considérables de matières figneuses qui se trouvent dans les feuilles des régions chaudes.
- (k) Le changement des saisons seul a une influence manifeste, régulière, périodique. C'est à sa naissance que la feuille possède, pour un poids donné, la plus grande somme des éléments qui engendrent les principes cyaniques; à mesure qu'elle s'organise, les parties fixes intervertissent l'ordre primitif; les rapports des éléments organiques avec le poids de la feuille ne sent plus les mêmes, et la marche de la végétation veut que, dans les feuilles, ces rapports diffèrent de plus en plus, de saison en saison, et même d'année en année. Ainsi, des feuilles à leur naissance, donnant pour 100 gr. 150 milligr. d'acide cyanhydrique, arrivent progressivement à ne plus fournir que 132 milligr. en été, 120 en hiver, et enfin 112 au bout de deux ans.
- (1) Mais les variations les plus considérables sont celles qui s'observent d'un arbre à l'autre, lors même que les sujets croissent sous le même climat et végètent dans le même terrain. Dans ce cas, nous avons constaté que la différence peut aller de 92 à 176.
- (m) La distillation des feuilles de laurier-cerise à la vapeur n'offre aucun inconvénient, et elle donne la plus grande somme possible d'acide cysnhydrique et d'huile volatife. Aussi proposous-nous d'adupter ve mode opératoire, qui consiste à contuser les feuilles et à les mêler avec trois fois au moins leur poids d'eau, en ayant soin d'élèver fentement la température avant d'atteindre 60°, point où cesse d'avoir lien toute réaction.
- (n) La contusion des feuilles de laurier cerise offre la meilleure condition dans luquelle on puisse la placer pour en retirer tous les principes actifs qu'elles peuvent fournir. Cette opération,

en mettant les éléments cyaniques en contact immédiat, favorise la réaction qui alors peut être complète. Les trois proportions d'eau que nous proposons permettent de retirer la totalité des principes volatils avec la première partie de liquide distillé.

- (0) L'acide cyanhydrique se perd à l'état gazeux dans les mêmes conditions qu'avec les amandes amères. La déperdition est moindre lorsque la quantité d'eau versée dans la cucurbite est assez grande pour recouvrir complétement les feuilles.
  - (p) Devant l'impossibilité d'obtenir des eaux distillées de laurier-cerise toujours identiques, il nous semble nécessaire de fixer un titre à ce médicament, comme l'a proposé M. Boudet et comme cela se pratique dans divers pays voisins du nôtre. Les proportions généralement adoptées pour 100 gr. d'eau distillée sont de 50 milligr. d'acide cyanhydrique au maximum et 40 milligr. au minimum.
  - (q) Le réactif de M. Buignet, outre son application au dosage de l'acide cyanhydrique, peut encore servir, au moyen de l'addition de l'alcool, à déceler dans les hydrolats récents la présence des huiles volatiles de laurier-cerise et d'amandes amères qui, sous l'influence de la réaction qui s'opère, prennent une couleur jaune caractéristique.
  - (r) Les eaux distillées d'amandes amères et de laurier-cerise peuvent s'altérer en partie et même en totalité, si on les abandonne à l'action de l'air dans des flacons débouchés ou imparfaitement bouchés. Au contraire, dans des flacons pleins dont l'ouverture est hermétiquement fermée par un bouchon en verre, il ne se produit qu'un affaiblissement à peine sensible, même au bout d'une année. Dans un flacon souvent débouché pour le service d'une pharmacie, la perte en moyenne est de 6 pour 100; rarement elle s'élève à 8 ou 40, si l'on a soin de maintenir l'eau dans les bonnes conditions que nous avons signalées.

Ce mode de conservation est applicable à toutes les eaux distillées en général. Il est indispensable de renfermer ces médicaments, éminemment altérables, dans des flacons bouchés en verre et de petite capacité. Ils doivent être tenus au frais et soustraits à l'action de la lumière. Toute autre mesure est restée jusqu'ici infructueuse. Il reste toujours bien démontré que la bonne qualité du produit, obtenu par les moyens les mieux appropriés à la nature de chaque plante, aide puissamment à la conservation des eaux distillées.

Tels sont, messieurs, les renseignements qu'après un long et laborieux examen votre commission d'étude peut porter à votre connaissance, sur l'état de la question si intéressante et si loin d'être connue encore, des eaux distillées d'amandes amères et de laurier-cerise.

Il nous reste, messieurs, à vous faire connaître les communications qui nous ont été faites par nos confrères des départements:

M. Lepage de Gisors, informe la Société que ses nombreuses expériences faites depuis douze ans lui ont démontré que, pour notre climat, l'époque la plus favorable pour obtenir l'hydrolat de laurier-cerise le plus stable et le moins variable dans sa composition, était du 1<sup>er</sup> juillet à la fin de septembre.

M. Lepage désirerait voir figurer au nouveau Codex l'hydrolat d'ulmaire. Outre son odeur agréable et ses propriétés antispasmodiques, cet hydrolat offrirait aux pharmaciens l'avantage d'avoir constamment à leur disposition un excellent réactif pour déceler la présence des sels ferriques dans les sels ferreux, puisque l'acide salycilique qu'il contient ne réagit pas sur ces derniers quand ils sont bien exempts de sels ferriques.

M. Lepage termine en proposant l'hydrolat de baume de Tolu comme type des eaux distillées résineuses. Les proportions seraient: 1 part. baume pour 6 part. d'eau.

M. Montané, de Moissac, présente le modèle d'un récipient florentin modifié en vue de la séparation complète et facile de l'eau et de l'huile volatile. L'appareil Desmarest modifié par M. Méro, dit M. Montané, laisse toujours passer un peu d'eau avec l'huile volatile qu'on veut retirer, quelque précaution que l'on prenne. Avec mon appareil, dit-il, cet inconvénient est évité: l'huile s'accumule tout naturellement à la partie supérieure et rétrécie du récipient; pour l'en retirer, il suffit de fermer avec le doigt le tube qui déverse l'eau; le niveau de l'eau s'élève et chasse l'huile jusqu'à la dernière goutte par

l'orifice supérieur disposé en forme de bec renversé. M. Montané considère son appareil comme très-simple et pouvant être mis entre les mains de tout pharmaeien, puisque pour le monter, un entonnoir, deux tubes et un bouchon suffiraient.

M. Greiner, pharmacien à Schiltigheim (Bas-Rhin), approuve l'emploi exclusif de la vapeur pour toutes les eaux distillées.

Pour l'eau d'amandes amères, le tourteau d'amandes devraît être préparé par le pharmacien lui-même. En introduisant de la paille hachée dans la bouillie claire formée par le tourteau délayé dans de l'eau, on faciliterait la marche de la distillation.

M. Dominé, pharmacien à Laon, regarde le procédé par la vapeur comme le seul capable de fournir des eaux distillées de bonne nature et de bonne conservation.

Le choix des substances à distiller doit être fait avec soin.

La conservation des eaux distillées doit avoir lieu dans des flacons bouchés en verre et de petite capacité. Il faut les soustraire à l'action de la lumière. Les produits contenus dans les flacons du détail doivent être souvent renouvelés.

Outre les observations précédemment citées, M. Plauchud a adressé à la Société les remarques suivantes, qui viennent confirmer les faits déjà publiés par MM. Lepage et Mayet:

1º L'eau de laurier-cerise se conserve parsaîtement en vase clos, tandis qu'à l'air elle perd bientôt la plus grande partie de son acide cyanhydrique.

2° En fractionnant par tiers le produit de la distillation des feuilles de laurier-cerise, on voit que l'acide cyanhydrique et l'huile volatile passent en presque totalité dans le premier tiers du produit à retirer; d'où M. Plauchud tire la conséquence qu'on pourrait ainsi obtenir des eaux distillées très-concentrées, même avec des feuilles de force médiocre, et les ramener à un titre déterminé au moyen de l'eau distillée simple.

## Extrait du Procès-verbal

De la séance de la Société de pharmacie de Paris, du 4 mai 1864.

Présidence de M. Bouner.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu, mis aux voix et adopté.

La correspondance manuscrite se compose de deux lettres adressées à la Société, l'une par M. Delpech, pharmacien à Paris, l'autre par M. Méhu, pharmacien en chef de l'hôpital Necker. M. Delpech, présenté par MM. Boudet et Buignet, et M. Méhu, présenté par MM. Boudet et Reveil, demandent à être portés sur la liste des candidats aux places de membres résidants vacantes dans la Société.

Ces deux demandes sont renvoyées à l'examen d'une commission composée de MM. Duroziez, Baudrimont et Grassi.

La correspondance imprimée comprend:

1° Le Journal de pharmacie et de chimie; 2° le Journal de pharmacie de Lisbonne; 3° le Chemist and druggist (numéro d'avril); 4° l'El Rostaurador farmaceutico (cinq numéros); 5° la Gazette médicale d'Orient; 6° le Pharmaceutical journal.

M. le secrétaire général fait l'ouverture du pli cacheté adressé dans la séance d'avril par M. Burin-Dubuisson.

Le meilleur de tous les procédés connus pour préparer le perchlorure de fer, serait, dit M. Burin-Dubuisson, celui qui consiste à faire passer un courant de chlore pur et see sur des tournures de fer chauffées au rouge sombre et naissant. A l'aide d'un appareil approprié, dont il donnera plus tard la description, l'auteur obtient, par ce procédé, le perchlorure de fer liquide, parfaitement neutre et à tous les degrés voulus de concentration.

M. Viel, pharmacien à Tours, fait hommage à la Société d'un coupe-pastilles et de divers modèles de piluliers de son invention. Ces piluliers, que l'on remarquait à l'exposition de 1855, paraissent avoir subi une heureuse modification. Ils ne

sont plus formés, comme autrefois, par un plan circulaire, mais seulement par deux secteurs qui glissent l'un sur l'autre autour de leur centre.

M. Guibourt présente un échantillon de safran falsifié par une notable proportion d'étamines de crocus et de fleurs de soucis.

A propos de cette falsification, M. Schaeuffèle dit avoir rencontré dans le commerce une substance vendue sous le nom de baume de Tolu, qui renfermait une quantité considérable de colophane.

M. Robinet présente à la Société un échantillon laminé de nickel, tel qu'il est employé en Belgique à la fabrication des monnaies.

M. Bussy rend compte de quelques travaux de l'Institut. Il analyse succinctement un mémoire de M. Peligot, ayant pour titre : Recherche des matières organiques contenues dans les eaux.

M. Bussy expose ensuite sommairement les résultats du travail qu'il a fait en commun avec M. Buignet, sur la préparation et les propriétés de l'acide cyanhydrique. Les deux points sur lesquels il insiste principalement sont:

1° Que le procédé de Gay-Lussac, appliqué à la préparation de l'acide cyanhydrique anhydre, ne donne jamais, quelque soin qu'on apporte dans la condensation des vapeurs, que les deux tiers de l'acide engendré par la réaction, et que si, sans rien changer aux dispositions de l'appareil, on ajoute simplement aux éléments de la préparation un équivalent de chlorhydrate d'ammoniaque, on obtient très-facilement et à très-peu de chose près, la totalité de l'acide indiqué par la théorie;

2° Que, par son mélange avec l'eau, l'acide cyanhydrique donne lieu tout à la fois à un abaissement très-notable de température et à une contraction de volume considérable; que ces deux effets ont une marche parallèle, et que le maximum pour l'un comme pour l'autre, correspond à trois équivalents d'eau pour un équivalent d'acide.

Cette singulière anomalie de deux corps qui ont l'un pour l'autre une affinité incontestable, et qui pourtant produisent

beaucoup de froid dans leur mélange, ne paraît pas tenir, d'après les expériences des auteurs, à une modification dans l'état moléculaire de l'acide cyanhydrique. Ils pensent que l'abaissement de la température provient de ce que la diffusion des deux liquides absorbe plus de chaleur que n'en développe leur affinité.

L'ordre du jour appelle la nomination d'un membre rési-

M. Vigier est élu à l'unanimité.

M. Boudet rend compte des travaux de l'Académie de médecine. Il appelle l'attention de la Société sur un mémoire de M. Filhol, concernant la sulfhydrométrie. Il présente ensuite, au nom de M. Morin, pharmacien en chef de Lourcine, un travail sur les gaz contenus dans les urines. D'après l'auteur, ces gaz sont de même nature que ceux du sang, et leurs proportions varient suivant l'activité plus ou moins grande des combustions respiratoires.

M. Robinet lit un mémoire sur le dosage des gaz contenus dans les eaux, et présente à la Société l'appareil à l'aide duquel il a expérimenté.

Après la lecture de ce travail, M. Poggiale fait remarquer que, dans ses expériences sur l'eau de Seine, il a constamment trouvé 23 à 24 centimètres cubes d'air en dissolution, tandis que M. Robinet, pour la même eau, et en faisant usage de son nouveau procédé, n'en a trouvé que 19.

M. Mortreux lit une note sur l'extraction de la cantharidine par un nouveau procédé qui consiste essentiellement à traiter les cantharides par le chloroforme ou l'éther et à reprendre le produit par le sulfure de carbone qui dissout les corps gras et laisse la cantharidine à peu près pure pour résidu.

M. Lefort lit, en son nom et au nom de MM. Robinet et Lebaigue un rapport ayant pour titre: Expériences sur l'association du fer et du quinquina dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux.

Dans ce travail, M. Lefort établit d'abord qu'en suivant exactement la formule du sirop de quinquina rouge ferrugineux que M. Grimault a fait connaître dans le Bulletin de thérapeutique, on obient un produit tout à fait différent de celui vendu dans

l'officine de ce pharmacien. Il lui a été facile de constater, par exemple, que la coloration rose du sirop de M. Grimanlt était due à l'addition d'une petite quantité de carmin dont sa formule me fait pas mention.

Il est résulté des expériences de M. Le fort que le sirop de quinquina au vin est le seul qui puisse fournir avec le pyrophosphate de ser citrosmmoniacal un sirop de quinquina ferrugineux de composition constante, et dans lequel le fer et le quinquina ne subissent pas de réaction appréciable.

Enfin le rapporteur de la commission a constaté que le fer, quelle que soit la combinaison saline dans laquelle il se trouve engagé, est incompatible avec les principes contenus dans les vins de quinquina jaune, rouge ou gris; d'où il conclut que les vins de quinquina ferrugineux sont des préparations sur lesquelles la thérapeutique ne doit pas compter, par la raison que ces médicaments n'ont pas une composition constante, et que leurs principes actifs sont plus ou moins modifiés par suite des réactions chimiques que leur mélange peut produire.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Buignet, Grassi, Mayet, Robinet et Vuassart, la Société adopte les concluaions du rapport.

La séance est levée à quatre heures et demie.

# Décret relatif à l'École du service de santé militaire de Strasbourg.

Napoleon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Vu le décret du 23 mars 1852, relatif à l'organisation du corps de santé de l'armée de terre;

Vu le décret du 13 novembre 1852, portant organisation de l'École impériale d'application de médecine et de pharmacie militaires;

Vu les décrets du 12 juin 1856 et du 28 juillet 1860, relatifs aux Écoles préparatoires et complémentaires du corps de santé militaire; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

- Art. 1.— L'École impériale du service de santé militaire, instituée près la Faculté de médecine de Strasbourg et près l'École supérieure de pharmacie de la même ville, a pour objet de former des médecins et des pharmaciens stagiaires qui, après un an d'instruction complémentaire pratique et spéciale à l'École impériale d'application du Val-de-Grâce et après avoir satisfait aux examens de sortie, sont nommés aides-majors de deuxième classe.
- Art. 2. Les élèves médecins suivent les cours, les conférences et les exercices pratiques de la Faculté; casernés dans l'École, ils y sont soumis à des interrogations et à un système d'études intérieures qui, par l'emploi réglé du temps, les préparent à subir les examens du doctorat d'après le mode déterminé au titre IV.

Les élèves pharmaciens suivent les cours de l'École supérieure de pharmacie; casernés dans l'École, ils y sont soumis a des travaux intérieurs analogues.

Art. 3. — La durée des études dans l'École est de quatre ans pour les élèves médecins et de trois ans pour les élèves pharmaciens. Aucun élève ne peut être autorisé à y passer une année de plus, à moins que des circonstances graves ne lui aient occasionné une suspension forcée de travail.

Sauf le cas prévu au dernier paragraphe de l'art. 42 ci-après, l'élève qui a cessé de faire partie de l'École peut y être réadmis, mais seulement par voie de concours, et s'il remplit encore les conditions voulues.

Art. 4. — Nul n'est admis à l'École du service de santé que par voie de concours.

Le concours est public et a lieu tous les ans.

Le ministre de la guerre en détermine les règles; chaque année, il arrête le programme des matières sur lesquelles doivent porter les examens, ainsi que l'époque de l'ouverture de ces examens.

L'arrêté du ministre est rendu public avant le 1 avril,

Art. 5. - Le jury d'examen se compose, pour les candidats

en médecine, d'un médecin inspecteur de l'armée, président, et de deux professeurs de l'École impériale d'application de médecine et de pharmacie militaires; pour les candidats en pharmacie, du pharmacien inspecteur, président, et de deux pharmaciens militaires; les examinateurs sont nommés tous les ans par le ministre.

- Art. 6. Nul ne peut concourir pour l'admission à l'École impériale du service de santé militaire, s'il n'a préalablement iustifié:
  - 1° Qu'il est né ou naturalisé Français,
  - 2º Qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole;
- 3° Qu'il a eu plus de dix-sept ans et moins de vingt ans au 1° janvier de l'année courante, s'il est candidat en médecine, et vingt et un ans, s'il est candidat en pharmacie;

Aucune dispense d'âge ne peut être accordée;

- 4° Qu'il a été reconnu apte à servir activement dans l'armée; cette aptitude sera justifiée par un certificat d'un médecin militaire du grade de major au moins; elle pourra être vérifiée par l'inspecteur du service de santé, président du jury d'examen;
- 5° Qu'il est pourvu du diplôme de bachelier ès lettres et du diplôme de bachelier ès sciences restreint, s'il est candidat en médecine, et seulement du diplôme de bachelier ès sciences complet, s'il est élève en pharmacie.

Les élèves pharmaciens doivent en outre justifier de trois années de stage dans une pharmacie civile. Les certificats de stage doivent être appuyés d'une attestation d'inscription au secrétariat d'une école de pharmacie ou sur les registres spéciaux déposés chez les juges de paix. Deux années passées dans les hôpitaux civils en qualité d'interne comptent pour deux années de stage.

- Art. 7. Avant l'ouverture des examens et à l'époque fixée par les programmes, les candidats auront à requérir leur inscription sur une liste ouverte à cet effet dans les bureaux des intendants militaires des divisions dont les chefs-lieux sont compris dans l'itinéraire du jury d'examen.
- Art. 8. Au terme des opérations, le jury d'admission dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admissibles. Le

ministre de la guerre nomme élèves du service de santé militaire, en suivant l'ordre de cette liste, ceux des candidats qui remplissent les conditions voulues.

- Art. 9. Les élèves doivent toujours être arrivés à l'École avant la séance de rentrée de la Faculté ou de l'École supérieure de pharmacie, et en temps utile, pour qu'ils puissent être installés et habillés dès l'ouverture de leurs cours.
- Art. 10. Le prix de la pension est de 1,000 fr. par an, celui du trousseau est déterminé chaque année par le ministre de la guerre; les livres et les instruments nécessaires aux études des élèves leur sont fournis par l'État, et sont comptés dans le prix du trousseau.

Des bourses et des demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'École.

L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens doitêtre, au moment de l'inscription du candidat, constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département.

Les bourses ou demi-bourses sont accordées par le ministre de la guerre, sur la proposition du conseil d'administration institué par l'art. 44 ci-après auquel se joignent, pour cette opération, les deux professeurs et les deux pharmaciens militaires qui ont fait partie du jury d'examen pour l'admission.

Les élèves qui les obtiennent sont tenus de contracter un engagement militaire de sept ans, avant leur entrée à l'École.

- Art. 11. Il peut être alloué, sur la proposition du même conseil sus indiqué en l'art. 10, à chaque boursier ou demiboursier, un trousseau ou un demi-trousseau à son entrée à l'École.
- Art. 12. Les frais d'inscriptions, de conférences, d'exercices pratiques, d'examens, de diplômes, réglés conformément au tarif déterminé par le décret du 22 août 1854, sont payés par le ministre de la guerre à la caisse de l'enseignement supérieur.

Toutefois, en cas d'ajournement à un examen, les frais de consignation pour la répétition de cet examen sont à la charge du candidat.

Art. 17. — Le personnel d'instruction comprend:

Deux répétiteurs d'anatomie,

Un répétiteur de physiologie,

Deux répétiteurs de pathologie médicale et de pathologie générale,

Deux répétiteurs de pathologie chirurgicale et de médecine opératoire,

Un répétiteur de chimie et de physique médicales,

Un répétiteur de thérapeutique et de médecine légale,

Un répétiteur de botanique et d'histoire naturelle des médicaments,

Un répétiteur de pharmacie et de matière médicale.

Les répétiteurs sont nommés par le ministre de la guerre, à la suite d'un concours dont le mode est déterminé par une décision ministérielle.

Ils ne peuvent être pris que parmi les officiers de santé militaires du grade d'aide-major ou de major de 2° classe. La nomination de répétiteur, s'il est médecin, place le titulaire dans la position de médecin d'hôpital.

Art. 18. - Sont attachés à l'Ecole :

Un major dépositaire des archives, choisi parmi les officiers supérieurs en activité ou en retraite, ayant rempli les fonctions de major:

Il peut rester en exercice jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Un officier d'administration, comptable des deniers et des matières;

Un bibliothécaire-conservateur des collections scientifiques, choisi parmi les officiers de santé militaires en retraite.

Le ministre de la guerre nomme à ces emplois; sur sa demande, le conseil d'administration, institué par l'art. 44 ciaprès peut, chaque fois qu'il y aura lieu de nommer à l'un desdits emplois, présenter deux candidats.

L'officier d'administration comptable est responsable de sa gestion; il est tenu de fournir un cautionnement et il lui est alloué une prime de gestion.

Art. 20. — L'inspecteur-directeur de l'École reçoit les allocations spéciales attribuées aux généraux commandant les Écoles militaires. Les officiers de santé militaires et les officiers d'administration, les sous-officiers, caporaux et soldats en activité de service employés à l'École, reçoivent la solde de leur grade, augmentée du tiers alloué aux officiers des diverses armes et aux militaires employés dans les Écoles militaires.

Les fonctionnaires non militaires et les employés d'administration sont rétribués sur les fonds de l'École, conformément au tarif annexé au présent décret.

- Art. 23. Les candidats, admis par ordre de mérite et d'après la liste dressée par les jurys mentionnés en l'art. 5, sont
  commissionnés par le ministre de la guerre en qualité d'élèves
  du service de santé militaire, sur le vu de leurs commissions
  transmises au doyen de la Faculté ou au directeur de l'École
  supérieure de pharmacie par le médecin inspecteur-directeur
  de l'École du service de santé militaire; ils sont inscrits au secrétariat de la Faculté de médecine ou de l'École supérieure
  de pharmacie de Strasbourg.
- Art. 24. Le directeur se concerte avec le recteur de l'A-cadémie, avec le doyen de la faculté et le directeur de l'École supérieure de pharmacie, pour régler les heures des cours, des conférences et des exercices pratiques, et pour les coordonner avec les études intérieures des élèves.
- Art. 25. Les cours obligatoires sont, pour les élèves médecins, les suivants, conformément à l'arrêté du ministre de l'instruction publique, en date du 26 septembre 1837:

Les trois cliniques (médecine, chirurgie, accouchements);
Pathologie médicale et chirurgicale;
Matière médicale et thérapeutique;
Médecine opératoire;
Anatomie pathologique;
Cours d'accouchements;
Médecine légale;
Hygiène générale.

Pour les élèves pharmaciens, ils sont les suivants :

Chimie;
Pharmacie;
Physique;
Toxicologie;
Botanique et histoire naturelle des médicaments,
Matière médicale.

Les élèves sont, dans l'intérieur de l'École, soumis à des interrogations hebdomadaires dirigées par des répétiteurs et portant sur les matières enseignées.

Les résultats de ces interrogations donnent lieu à des classements semestriels qui, combinés à la fin de l'année avec les résultats des examens subis à la Faculté et spécifiés en l'art. 30 ci-dessus, déterminent le rang de passage des élèves d'une division à l'autre.

Art. 33. — Tout élève du service de santé militaire reçu docteur ou pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, suivant le mode déterminé par le présent décret, est admis de plein droit à l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires, et, sur le vu de son certificat d'aptitude, le directeur de l'École du service de santé est autorisé à lui faire délivrer immédiatement une feuille de route pour cette destination.

Art. 35. — L'École du service de santé est soumise au régime militaire.

Tous les élèves sont casernés; les médecins sont répartis en quatre divisions: la quatrième, composée des élèves nouvellement admis; la troisième, des élèves qui commencent leur deuxième année d'études, après avoir subi avec succès le premier examen pour le doctorat, conformément à l'art. 29 ci-dessus, et ainsi de suite.

Les élèves pharmaciens de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et de 3<sup>e</sup> année d'études forment une seule division.

L'uniforme des élèves est réglé par une décision ministérielle.

# Bibliographie.

Études biographiques pour servir à l'histoire des sciences,

Par M. Paul-Antoine Cap (1).

Il y a quelques années notre collaborateur M. Cap avait eu l'heureuse idée de réunir dans un petit volume les notices bio-

a(1) 1 volume in-12 chez Victor Masson, place de l'École-de-Médecine

graphiques qu'il avait lues dans différentes solennités scientifiques, ou qu'il avait publiées à part, en y joignant les éloges de Benjamin Delessert et de Mathieu Bonasous qui avaient été couronnés par l'académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Ce premier volume qui rensermait des détails intéressants sur la vie et les travaux de Paracelse, Bernard Palissy, Belon, Houel, Van-Helmont, Charas, Robert Boyle, sur accueilli du public d'une manière si favorable que l'auteur a dû naturellement se croire encouragé à en publier un second.

Ce deuxième volume qui vient de paraître et qui n'excitera pas moins de curiosité que le précédent porte en tête un avertissement, que nous aurions voulu reproduire en entier, tant il est l'expression de nos opinions et de nos idées sur la manière dont la biographie des hommes célèbres doit être envisagée et sur les avantages que peut offrir l'étude de leur caractère, de leurs mœurs et de leurs habitudes pour bien apprécier leurs travaux et lire avec fruit leurs ouvrages.

La biographie en effet, n'est pas seulement, comme le dit fort bien M. Cap, un acte de justice et de reconnaissance envers le talent, le courage ou la vertu, elle a aussi pour but de fixer dans la mémoire des hommes la date des faits et des découvertes importantes dont la science s'est enrichie. Or elle serait tout-àfait incomplète si elle ne nous faisait connaître les traits saillants, et la physionomie propre des individus qui y ont attaché leur nom. C'est ainsi que l'ont comprise du reste Fontenelle, Vicq-d'Azyr, Arago, Pariset, M. Flourens, et naguère encore quand M. Bertrand est venu lire à l'académie des Sciences dans une séance publique sa remarquable notice sur la vie et les travaux de Képler, l'auditoire lui a témoigné par d'unanimes applaudissements combien il lui savait gré d'avoir mêlé à des appréciations scientifiques de l'ordre le plus élevé des détails intimes et presque familiers qui montraient à la fois la fermeté et la résignation de ce grand homme, au milieu des persécutions religieuses qu'il avait eu à subir, sa foi constante dans ses découvertes, son chagrin profond quand il vint à perdre à 17 ans sa fille chérie, et chacun oubliait un instant les belles lois qui ont fait la gloire de l'illustre astronome, pour prendre part aux inquiétudes du fils tendre et dévoué et à la douleur du père malheureux.

C'est de cette manière de retracer la vie et d'apprécier les travaux des savants qui composent sa nouvelle galerie que M. Cap s'est inspiré. Après avoir, en forme d'introduction, jeté un coup d'œil rapide sur Aristote, Théophraste, Dioscoride et Pline, et montré quel était l'état de la science de l'histoire naturelle au commencement du xvi siècle, il consacre une notice au naturaliste Conrad Gessner dont le génie a répandu un si grand éclat sur cette période de notre histoire qu'on est convenu d'appeler la renaissance. Il fait voir quelle a été l'influence de son érudition variée sur les progrès de toutes les connaissances humaines, et combien ses ouvrages sur l'histoire naturelle ont contribué à répandre le goût de cette belle science qui compte aujourd'hui en Europe de si illustres représentants.

La notice très-développée que M. Cap a consacrée à Commerson, ce naturaliste si zélé, si courageux du xviiie siècle, renferme des épisodes aussi curieux qu'instructifs. La relation de son voyage aux terres Australes où il accompagna Bougainville, les dangers qu'il courut, les fatigues qu'il eut à supporter pour recueillir, conserver, défendre ses magnifiques collections, son excursion à Madagascar, son retour à l'Ile-de-France où il meurt accablé de chagrin et de souffrance, forment un attachant récit qui sera lu avec une avidité mêlée d'émotion. On ignorait encore à Paris la mort de Commerson quand l'Académie des sciences se l'attachait comme un de ses membres: nomination toute spontanée, qui certes eût été une grande joie pour cette victime de la science dont le nom doit être ajouté au martyrologe de la botanique dont il avait lui-même tracé l'histoire. Commerson a dédié plusieurs plantes nouvelles recueillies dans ses périlleux voyages à ses amis et à ses collaborateurs. C'est en raison du bon et gracieux souvenir qu'il avait conservé d'Hortense Lepaute, semme du célèbre horloger, qu'il a cru devoir donner le nom d'Hortensia à cette belle plante originaire de la Chine qui fait aujourd'hui l'ornement de nos jardins. Enfin, il est difficile de rencontrer un exemple plus complet du courage, du dévouement et de l'abnégation que peuvent inspirer l'amour de la science et le goût de l'histoire naturelle.

Nous ne nous arrêterons que quelques instans aux articles qui concernent Dombey et Audubon, dont les travaux sous des latitudes si différentes ont cependant tant contribué à l'avancement de la science. Dombey par son voyage au Chili et au Pérou dont il décrit avec soin la plupart des végétaux; par les curieux objets qu'il rapporte de cette terre des Incas dont les malheurs et les destinées ont si vivement préoccupé l'Europe au xvi siècle; par son séjour dans les immenses forêts qui avoisinent Lima et Huanuco qui lui fournissent des échantillons de quinquina; par ses luttes avec Ruiz et Pavon et les autorités espagnoles qui cherchent à lui ravir le fruit de ses veilles et de ses travaux, a bien des titres à notre estime et à notre reconnaissance. Accablé de dégoûts et d'humiliations de tonte espèce, cet infortuné voyageur vient terminer ses jours en 1794 dans les prisons de Montserrat.

Audubon ne s'est occupé que d'une des branches d'histoire naturelle, l'ornithologie, mais il s'y est livré avec une ardeur et une passion qui l'ont conduit à de merveilleux résultats. Passant, pour ainsi dire, sa vie dans les anciennes forêts du continent américain, battant les plaines, guettant sur les grands lacs ou sur les rives de l'Atlantique les oiseaux aux riches plumages qui peuplent les savanes seches ou noyées qui les bordent, étudiant jour et nuit leurs mœurs, leurs instincts, leurs amours, il parvient après vingt ans de labeur et de persévérance à publier le splendide ouvrage que Cuvier présentait à l'Institut comme le plus magnifique monument que l'art ait jamais élevé à la nature. Etrange naturaliste toujours armé d'un fusil pour atteindre sa proie, d'un crayon pour en reproduire l'image, et dont les privations, les fatigues, les dangera même n'ont pu lasser le zèle et l'ardente curiosité.

Si de ces existences aventureuses et agitées nous descendons dans le laboratoire modeste de Homberg et de Scheèle, nous y trouvons des hommes patients et sagaces, dont la vie se passe à étudier les productions de la nature, à les soumettre à des réactions et à des expériences multipliées, à noter les phénomènes auxquels elles donnent lieu, et à comparer avec ceux déjà connus les corps nouveaux qui en sont le résultat.

Homberg, ami intime de Lémery et de Boyle, vint se fixer à

Paris à la sollicitation de Colbert, et protégé par l'abbé Bignon après la mort de ce grand ministre, il entre à l'Académie des sciences, dont il est appelé à diriger les travaux chimiques. Lié avec le duc d'Orléans qui plus tard devint régent et qui aimait beaucoup la chimie, il travaillait avec lui dans le laboratoire que ce prince avait fait construire au Palais-Royal, quand d'odieux soupcons vinrent les atteindre l'un et l'autre, à l'occasion des événements funestes dont la famille royale fut successivement frappée en 1712, dans un court espace de temps. La fermeté de Homberg ne l'abandonna pas: fort de sa conscience il fit tête à l'orage, méprisa la calomnie, et n'en continua pas moins d'être assidu aux séances de l'Académie, dont son savoir varié faisait souvent tous les frais, et quand il vint à mourir en 1715, chacun rendit hommage à sa droiture et à ses talents. Outre la connaissance du procédé suivi par Kunckel pour la préparation du phosphore, on doit à Homberg de nombreuses observations de physique et de chimie insérées, pour la plupart, dans le Recueil des mémoires de l'Académie des sciences de cette époque.

L'étude biographique sur Scheèle, par laquelle M. Cap termine l'histoire de cette pléiade de savants, sera certainement celle qui excitera le plus d'intérêt et de curiosité. Simple élève en pharmacie dans une petite ville de la Suède, sans livres, sans instruments, sans guide, par la seule force de sa volonté et le désir ardent de s'instruire, ne consacrant à ses études que les nuits et les courts moments qu'il dérobe à ses devoirs professionnels, Scheèle parvient en peu d'années à se faire un nom qui bientôt va devenir illustre. Bergmann, qui l'avait méconnu d'abord, éclairé par Gahn, ne tarde pas à voir en lui un homme de génie et à établir des relations qui deviendront fructueuses pour la science. De 1774 à 1785, c'est-à-dire dans l'espace de onze ans, Scheèle découvre ou fait mieux connaître les acides tartrique, citrique, benzoïque, lactique, fluorique, prussique, molybdique, tungstique, le chlore, le manganèse, le principe doux des huiles (glycérine) et le vert arsenical auquel son nom reste attaché. Il publie dans les annales de Crell et dans le recueil de l'Académie d'Upsal de nombreux mémoires qui dénotent la fécondité et la pénétration de son esprit, et qui, rédigés avec clarté et précision, sont restés, suivant l'heureuse expression de

M. Dumas, sans modèles comme sans imitateurs. Épuisé par des travaux aussi multipliés, ce chimiste éminent, cet homme aussi modeste que bon et désintéressé, meurt à quarante-trois ans entouré de la vénération et des regrets de tous ceux qui avaient été à portée de le voir et de le connaître. Grave et imposante figure qu'il faut placer en pendant de celle de Lavoisier pour embrasser du même regard les deux hommes de génie, qui, à la fin du dix-huitième siècle, ont doté la chimie des plus belles découvertes dont elle puisse se glorifier, et qui, en contribuant par leurs efforts et leurs travaux à la propagation de cette belle science et à l'établissement des doctrines nouvelles, ont le plus de droits à notre admiration et à nos respects.

M. Cap a ajouté à ce volume déjà si intéressant la notice sur les savants oubliés qu'il avait lue dans une des séances hebdomadaires de l'Académie impériale de médecine, et dans laquelle il s'est efforcé de remettre en lumière un certain nombre de savants ou d'inventeurs modestes envers lesquels leurs contemporains et même la postérité ont été, sinon ingrats, au moins indifférents, et dont les travaux sont devenus, pour la plupart, l'origine des plus fécondes et des plus heureuses applications. Dans l'appendice que M. Cap a placé à la suite de sa dissertation, il a dans de courtes notes déjà rendu justice à l'esprit ingénieux d'Argand, l'inventeur de la lampe à double courant d'air; aux efforts de Dambourney pour remplacer par des produits de notre sol les matières tinctoriales que nous tirions de l'étranger; au savoir et au courage du Père Plumier, de Joseph de Jussieu, de Sonnerat; au génie de Sauvage, à qui la navigation à vapeur doit l'hélice et qui meurt oublié et sans secours en 1857 dans une maison de santé de Paris.

En terminant cette liste, encore plus nombreuse d'hommes méconnus, M. Cap rappelle avec beaucoup d'à-propos l'article touchant que M. Edmond Texier a consacré à l'infortuné Thomas Gray, qui en 1818 inventa les chemins de fer, et qui, pénétré des avantages de sa découverte, disait à MM. Wilson et Isabeau en leur remettant le manuscrit qui renfermait les plans et l'exposition de son système: «Tenez, ceci est l'aurore de la civilisation du monde. Il n'y a plus de distance: les peuples se visiteront sans danger comme sans fatigue d'un bout à l'autre

du continent. Des compagnies vont être formées, d'immenses capitaux vont trouver leur emploi; mon système débordera sur d'autres pays, et il aura pour défenseur les souverains et les gouvernements; ma découverte ne peut être comparée qu'à celle de l'imprimerie. Peu de jours après, le manuscrit était livré à l'impression, et ce n'est que plus tard que l'Angleterre songea à mettre en pratique les idées de Thomas Gray.

En 1840, M. Wilson voyageant en Angleterre rencontra dans la petite ville d'Exeter un pauvre vitrier dont la physionomie le frappa: c'était Thomas Gray, qui, après avoir dépensé le peu qu'il avait en expériences et en essais, était réduit pour vivre à exercer cette humble profession. M. Wilson ne parvint qu'avec peine à lui faire accepter une modique pension; mais bientôt après il mourut à Exeter dans un état voisin de la pauvreté. Par un singulier contraste de la destinée de Thomas Gray, la ville de Lead qui l'avait laissé mourir de faim se glorifia de lui avoir donné le jour et lui érigea une statue.

Il est du reste facile de comprendre que des hommes de génie dont le cerveau est toujours en travail, et qui ne vivent que de théories et d'abstractions, restent peu sensibles aux avantages et au bien-être que peut leur procurer la fortune, quand ils voient leur nom entouré de l'estime publique et proclamé par la renommée. Mais quand aux souffrances et aux inquiétudes de la vie commune vient se joindre l'ingratitude de leurs contemporains, il faut savoir gré à l'écrivain qui, rendant une justice tardive à leur mémoire et à leurs travaux, cherche à les venger de l'indifférence et de l'oubli. C'est à ce titre que le livre de M. Cap mérite notre approbation et nos sympathies.

A.-F. BOUTRON.

M. Henri Vandamme, pharmacien à Hazebrouck, membre correspondant de la Société de pharmacie de Paris, vient de faire paraître (1) la Flore complète de l'arrondissement d'Hazebrouck. Cette flore comprend une description élémentaire,

<sup>(1)</sup> Paris, chez Roret, libraire, rue Hauteseuille, 12, au coin de la rue Sespente.

méthodique, historique et médicale des plantes du Nord, da Pas-de-Calais et de la Belgique.

## Reme Medicale.

### De la maladie des trichines (trichiniasis).

Voici de l'application du microscope, entre beaucoup de résultats importants, le plus utile assurément. Aussi est-il du aux Allemands et aux Anglais qui nous ont précédés et continuent de nous devancer dans cette voie nouvelle d'exploration et de diagnostic. Ce n'est certes pas une mince découverte que d'avoir constaté sur l'homme l'existence d'un parasite qui a déià causé un grand nombre de morts, et dont l'origine bien connue dans la chair de certains animaux permettra, lorsque ces notions seront suffisamment répandues, d'en garantir les populations. Tous les cas signalés de trichines chez l'homme proviennent en effet de l'alimentation par la viande de porc contenant ces entozoaires. S'il paraît établi que chez plusieurs personnes la maladie s'est développée après avoir sait usage de la viande cuite de ces animaux, il est bien plus commun de l'observer chez celles qui l'ayaient mangée à l'état de crudité, récente et fraîche, comme cela a lieu dans la préparation de certains saucissons et sous d'autres formes inusitées en France, ou desséchée et plus ou moins fumée. En tout cas le préservatif sera dans la détermination suffisamment précise des caractères de cette maladie chez le porc. et dans la prohibition absolue de la vente des animaux morts ou tués dans cet état.

Les cas de cette maladie se sont assez multipliés chez l'homme dans ces dernières années, en Allemagne, pour en avoir fait une véritable question d'hygiène publique. Nous emprunterons les détails qui snivent à deux articles publiés par M. Ch. Lasègne, dans les Archives générales de médecine, le premier en décembre 1862, le second au mois d'avril de cette année.

Le médecin anglais Owen a l'honneur d'avoir décrit le premier chez l'homme (1835) l'helminthe, désigné depuis lors sous le nom de trichina spiralis. Le professeur Wirchow, de Berlin, en a donné en 1859 une description plus complète après plusieurs auteurs anglais et allemands, que les limites de ce travail ne permettent pas de faire connaître.

C'est dans l'appareil musculaire qu'on trouve les trichines, tantôt peu nombreuses et dispersées, d'autres fois en telle profusion que les muscles sont, à l'œil nu, tout pointillés de blanc.

Elles abondent dans les muscles du larynx, sont rares dans le diaphragme, et l'on n'en a pas rencontré dans les muscles du cœur

La trichine est contenue dans un kyste qui paraît inséré entre les fibres primitives du muscle. La forme du kyste est ronde ou ovalaire, les deux extrémités sont arrondies ou aplaties, ou même s'allongent en pointe; suivant que la forme allongée ou arrondie prédomine, les kystes apparaissent comme de petits points, des granulations ou des vésicules, ou comme de petites stries qui contrastent avec la coloration rouge des muscles par leur transparence ou leur couleur grisâtre.

La forme ovoide allongée est la plus commune, surtout lorsque la substance musculaire est résistante et bien développée; elle tient évidemment à la pression exercée par les fibres musculaires.

Dans la plupart des cas, les kystes sont grisâtres, sinon blancs, opaques, et leur opacité est produite par des dépôts calcaires..... La cavité intérieure est arrondie ou ovolde tapissée par une membrane celluleuse, ou pour mieux dire, un épithélium.

Il y a un ou deux individus dans chacun des kystes qui les enveloppent; ils sont roulés en spirale dans cette petite poche.

Quant à l'animal lui-même, c'est un ver blanc, long de 1 millimètre environ, cylindrique, épais de 1/3 de millimètre, un peu plus obtus à l'une de ses extrémités qu'à l'autre. L'extrémité la plus ténue répond certainement à la bouche, et la plus épaisse à l'anus. Le ver ne se meut pas seulement quand il est extrait de la capsule, mais il exécute même dans le kyste quelques mouvements qu'on détermine aisément à l'aide d'une solution faible de potasse caustique. Ces mouvements

consistent en un raccourcissement ou un allongement de la spirale, en quelques déplacements latéraux de l'extrémité céphalique, et aussi en quelques oscillations du canal digestif. Le médecin anglais Bristowe a remarqué avec raison que l'animal s'enroule toujours dans le même sens.

Le ver présente un tégument distinct, un orifice buccal et anal, un canal alimentaire qui va directement de l'un à l'autre, et en outre un tube existant dans son tiers postérieur, qui se relie probablement à la fonction reproductrice.

Le tégument est transparent, homogène, indiqué par deux lignes fines, parallèles et finement dentelées. Immédiatement au dessous de l'enveloppe tégumentaire, est une couche trois ou quatre fois plus épaisse, composée d'une matière transparente jaunâtre, dont la portion externe est dépourvue de structure, tandis que l'interne est semée de petites granules.

Les orifices buccal et anal sont, l'un marqué par une dépression conique ou une petite papille, l'autre par une simple dépression. Le tube intestinal, très-distinct dans les deux tiers supérieurs, est plus difficile à discerner dans le tiers inférieur; quant au tube, on a la glande que représente l'organe de la génération, il n'occupe que le tiers inférieur de l'animal, et se termine par une tache pigmentée, et paraît répondre à l'organe sexuel femelle.

Les trichines constituent-elles une espèce définitive, ou ne représentent-elles pas seulement une phase de l'évolution d'un ver intestinal? La question est controversée. M. Lasègue résume ainsi les principales conclusions de la monographie de Leuckart, qui s'accordent sur presque tous les points, avec celles que Wirchow a tirées de sa double série d'expériences.

La trichina spiralis est la première phase du développement d'un ver nématolde, auquel on doit conserver le nom générique de trichina.

L'animal, à l'état adulte, habite le canal intestinal de beaucoup d'animaux à sang chaud, et même de l'homme. Les œuss des trichines femelles se développent dans les organes génitaux de la mère, sous la forme d'embryons analogues aux filaires; les petits, à peine nés, percent les parois de l'intestin et pénètrent directement dans les muscles, où ils prennent,

35

dans l'espace d'une quinzaine de jours, la forme de trichins spiralis.

On doit au docteur Henri Wood, London medical Gazette, 1835, la première histoire médicale de la maladie; deux observations très circonstanciées funent données en 1869, l'une par le professeur Zeuker, de Dreade, et l'autre par le professeur Friedrich, d'Heidelberg. La seconde surtout est remarquable en ce que la nature de la maladie fut resonnue et démontrée. Un morceau de muscle du mollet droit fut détaché avec le harpon de Middeldorss. Dans cette préparation, qui avait à peine la grosseur d'un grain de millet, en compta sept trichines interposées entre les sibres musculaires, et la plupart roulées en spirales. Le malade qui fut traité par le pieronitrate de potasse guérit, et ce sait justisse bien l'appel que sait le prosesseur d'Heidelberg à de nouvelles expériences. Gette substance, considérée par l'auteur comme anthelmintique, est donnée par lui à la dose de 10 à 20 centigrammes par jour sous sorme de nitules.

Depuis les faits nombreux, presque épidémiques, observés en Allemagne dans ces dernières années, la description de la maladie est devenue facile et présente des caracières plus précis, plus nets que ceux appartenant à des helminthes d'un volume relativement considérable.

Les effets produits par l'ingestion de la viande infectée varient d'intensité, de siège et de gravité terminale, suivant un concours de circonstances plus aisées à analyser en théorie qu'à reconnaître dans la pratique.

Wirchow a décrit trois périodes d'évolution: les trichines ingérées séjournent dans l'intestin sans pénétrer dans les muscles; elles engendrent des petits vivants qui s'insimuent dans le tissu musculaire; les helmiathes des muscles s'y développent sans y pulluler. A chacune de ces phases répond un groupe de symptômes, mais on comprend que le danger est en proportion de la multiplicité des trichines, de leur fécondité, des facilités qu'elles trouvent et de la durée de leur séjour dans l'intestin, etc. On sait qu'une trichine mère, à l'état adulte, penferme environ cent petits vivants, et qu'en outre elle produit toujours de nouveaux seufs, et qu'elle peut, pour prendre l'expression pittoresque du professeur de Berlin, rester à l'an-

cre dans l'intestin pendant près d'un mois. En comptant 200 petits par mère, et en admettant 5,000 trichines, ce que représente la quantité que peuvent contenir quelques bouchées de viande dans les cas moyens, on arrive au chiffre d'un million de petits destinés plus ou moins à s'infiltrer dans les muscles.

Mais durant la vie intestinale, dans le cours de ces pérégrinations et pendant leur vie musculaire, les trichines sont, comme tous les helminthes, sujettes à des causes de mort, et en outre elles subissent des transformations qui amoindrissent le danger si même elles ne le font disparaître. La maladie proprement dite n'est pas simplement le résultat de la présence des trichines: elle est proportionnée aux désordres que l'animal provoque dans le milieu où il a pris domicile; elle est non moins probablement en rapport avec la constitution et la susceptibilité du malade; elle peut enfin, même après de graves péripéties, guérir spontanément si l'animal est assez promptement détruit par l'incrustation calcaire qui paraît surtout le rendre inoffensif.

Quoi qu'il en soit, grâce à la combinaison de ces éléments essentiels et aussi à une multitude de circonstances qui nous échappent, on doit admettre pour le trichiniasis, au même titre que pour tant d'autres maladies, une forme grave, une forme moyenne et une forme légère; on peut également marquer quelques points de repère dans le decursus non interrompu de la maladie. Ces divisions n'ont qu'une valeur artificielle, car les stades se succèdent sans intervalles et les formes passent de l'une à l'autre sans transition.

Ici cependant l'animal ayant deux habitats, l'un dans l'intestin où il naît, l'autre dans le système musculaire où il se développe, il semble qu'on soit en droit de séparer les deux ordres de symptômes qui répondent à chacune des périodes de son évolution. Il en serait ainsi si tous les produits naissaient et émigraient en même temps; mais la génération et l'émigration étant successives et pouvant se prolonger pendant un espace de temps indéfini, la démarcation n'est rien moins que tranchée. Néanmoins les auteurs ont admis, et ils ont eu raison, la division en deux stades, en ajoutant au besoin un troisième moins bien justifié et qui représenterait la transformation alterne et pour

ainsi dire chronique des trichines des muscles. C'est la méthode adoptée par Vogel dans sa remarquable description que nous suivrons, toujours avec M. Lasègne, pas à pas.

Premier stade. — En général on n'observe, pendant les premiers jours qui suivent l'infection, aucun symptôme, tout au plus de légers troubles gastriques, rarement de la diarrhée, et c'est seulement dans les cas de catarrhe intestinal survenant au début qu'on peut espérer de trouver quelques trichines dans les garde-robes.

Deuxième stade. — Les embryons s'attachent à la paroi intestinale et la perforent: il en résulte une irritation intestinale qui, chez les animaux, peut prendre des proportions extrêmes, mais qui, chez l'homme, dépasse rarement une entérite légère caractérisée par la contraction spasmodique de l'intestin avec constipation. Dans les cas les plus intenses, la fièvre éclate avec les caractères de la fièvre gastrotyphoïde et toutes ses conséquences, moins les accidents cérébraux qui sont très-rares.

Dans les cas de moindre gravité, le tout se réduit à de la fatigue, du malaise et un léger gastricisme.

A mesure que les trichines cheminent au milieu des divers tissus, après avoir quitté le tube intestinal, elles provoquent dans leurs parcours des irritations qui varient suivant leur nombre et les tissus avec lesquels elles sont en contact. De là les sensations douloureuses d'aspect rhumatismal et les troubles de la petite circulation. On explique ainsi l'œdème; mais quelle que soit la valeur de l'interprétation, l'œdème si caractéristique, si habituellement constaté, occupe d'abord la face et ne se répand que plus tard sur d'autres parties du corps. Les muscles envahis deviennent roides, douloureux, difficiles à mouvoir et surtout à étendre.

Suivant que les helminthes occupent tel ou tel groupe de muscles, il en résulte des désordres fonctionnels variables et diversement localisés: la raucité de la voix, quand ils siégent dans les petits muscles du larynx; la difficulté à manger, à mâcher, à avaler, quand ils occupent les muscles de la langue ou ceux qui servent à la mastication et à la déglutition; la dyspnée, quand les muscles respiratoires sont envahis.

Si la maladie a encore plus de gravité, les symptômes mus-

culaires redoublent; le malade semble souffrir d'un rhumatisme articulaire aigu, bien que les articulations soient libres; les extrémités restent immobiles, demi-fléchies, dans la crainte des souffrances qu'entraîne chaque mouvement; fièvre plus ou moins vive, à forme typhoïde; accélération du pouls; élévation de la température; sueurs profuses; dégoût pour les aliments; troubles de la nutrition; faiblesse; amaigrissement; signes d'anémie et d'hydrémie. A ces accidents, viennent souvent s'ajouter une diarrhée rebelle, le décubitus, des congestions pulmonaires avec hémoptysie, des pneumonies lobulaires, des épanchements dans la plèvre, et les manifestations de la pyémie.

La mort, qui peut survenir après cinq ou six jours, a lieu le plus souvent entre la troisième et la quatrième semaine. Elle paraît être causée par une consomption progressive et fébrile.

On trouve rarement, à l'autopsie, des lésions locales qui puissent expliquer la terminaison fatale de la maladie.

Quand ce second stade doit se terminer par la guérison, sa durée peut varier d'une à six semaines. — Tel est, selon M. Lasègne et d'après les auteurs indiqués, le tableau de cette nouvelle et triste maladie, remarquable par la concordance des effets et des causes. Ce n'est pas ici le lieu de parler des maladies assez nombreuses qui peuvent et devront souvent être confondues avec la trichiniasis. Je ne veux parler ici que de l'histoire naturelle pour ainsi dire, et non de la partie de la maladie afférente à l'art médical.

Dans ce résumé il n'a été question que d'auteurs anglais et allemands: cela tient, je crois, à la fréquence, sinon à la présence exclusive de la maladie trichiniasique dans leur pays, en Allemagne surtout. Il est à craindre cependant qu'elle ne fasse pas absolument défaut en France, notamment dans les départements où l'on fait un usage fréquent de la viande de porc crue, insuffisamment cuite ou fumée. Nous le saurons bientôt, maintenant que l'attention des médecins français est éveillée par les travaux nombreux dont M. Lasègne nous a donné une si complète analyse.

VIGLA.

# Revne des travaux de Chimie publiés à l'Etranger.

maies spectrales du phosphore, du soufre et du sélénium; par M. Mulder (1). — 1d. de l'osmium; par M. Frazer (2). — Le phosphore et plusieurs de ses dérivés, tels que l'acide phosphoreux et l'hydrogène phosphoré, colorent, comme on sait, en vert la flamme de l'hydrogène (ce journal, t. XL, p. 25; t. XLIII, p. 293); ladite flamme donne un spectre très-beau et très-caractéristique dont il a été question aux sources qui viennent d'être indiquées.

M. Mulder vient de reconnaître que ce spectre remarquable est complétement anéanti pour peu qu'on ajoute de l'éther (3). Une goutte de ce liquide versée dans l'appareil à hydrogène suffit pour faire disparaître la couleur verte de la flamme, et avec elle les raies du phosphore.

Quand ou fait passer l'hydrogène dans un tube effilé contenant un peu de soufre en fusion, le gaz prend assez de ce métalloide pour que sa flamme se teigne en bleu à l'intérieur. Dans le spectre de cette flamme, on remarque trois fignes violettes très-larges avec une infinité d'autres qui sont vertes, bleues et violettes. L'éther ne paraît pas modifier sensiblement ce spectre.

La flamme du sélénium renferme un cône bleu comme celle du soufre. La région verte et bleue de son spectre est farcie de raies situées à égale distance les unes des autres. Les raies de la partie violette sont moins distinctes.

Les spectres de l'acide suffhydrique et du suffure de carbone sont semblables à ceux du soufre. Pour produire le premier on

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XCI, p. 111.

<sup>(2)</sup> Americ. Journ. of Science and Arts, 1863, sept., p. 267.

<sup>(3)</sup> L'anéantissement, par l'éther, de la couleur verte de la flamme de phosphore a été reconnu en 1859 (ce journ., t. XL, p. 28), par M. Blondlot qui a vu aussi l'alcool, les huiles essentielles et certaines matières animales produire le même effet.

introduit dans l'appareil un peu de sulfure de fer; pour le second en hamecte le tube de dégagement d'un peu de sulfure de carbone.

Le spectre de l'osmium se caractérise par trois lignes bleues bien nettes et une quatrième moins tranchée. La raie du sodium étant 2, les quatre raies esmiques sont situées entre 5,5 et 7,0.

A ganche de ces lignes se trouve en outre une frange bleue à contours peu tranchés.

Action des sels de cuivre sur la flamme; par M. STOLBA (1). — Le chlorure de cuivre communique, comme on sait, à la flamme une couleur asur. Or, de même que le chlorure de sodium en excès empêche la flamme verte du thallium de paraître (Compt. rend. de l'. Acud. des sc., t. LVIII, p. 127), de même aussi la flamme du sodium couvre complétement celle du cuivre. L'auteur a remarqué qu'on restitue à celui-ci sa propriété en mélangeant la matière cuprifère avec le tiers de son poids de sel ammoniac, et réduisant en pâte avec un peu d'acide chlorhydrique; en le chausse alons sur le fil, dans le bord extérieur d'une flamme d'alcool et aussitôt la coloration azur paraît. Le rêle du sel ammoniac a pour objet de faciliter la volatifisation du cuivre.

sur une réaction caractéristique de l'acide vanadique; par M. Werther (2). — On connait la belle coloration bleue que l'éther produit avec le hichromate de potasse acidulé, qu'on additionne d'eau oxygénée ou d'éther ezonisé. Il se passe quelque chose d'analogue avec les vanadiates alcalins préalablement additionnés d'un acide, soit sulfurique, chlorhydrique ou azotique, à cela près que l'éther ne se colore pas; mais la dissolution aqueuse contracte une coloration rouge rappelant l'acétate de sesquiexyde de fer. Le composé oxygéné qui prend naissance à cette occasion n'est donc pas soluble dans l'éther; aussi

<sup>(1)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XG, p. 460.

<sup>(2)</sup> Journal für praktische Chemie, t. LXXXIII, p. 195.

l'intervention de ce dernier n'est-elle pas indispensable, car la coloration rouge peut être développée par l'action pure et simple de l'eau oxygénée sur le vanadiate acidulé.

La même réaction se produit avec l'essence de térébentine ozonisée; toute espèce d'ozone ne paraît pas convenir, du moins la coloration rouge ne se manifeste pas quand on place le vanadiate acidulé dans une atmosphère d'ozone développé par le phosphore, pas plus que dans de l'oxygène développé en traitant du peroxyde de barium ou du bichromate de potasse par l'acide sulfurique.

Cependant le mélange de vanadiate alcalin et d'acide sulfurique, par exemple, a une telle tendance à se suroxyder qu'il décolore le composé bleu engendré par l'acide chromique et l'eau oxygénée et qui, comme on sait, est de l'acide perchromique (ce journal, t. XXXIX, p. 310). Ledit vanadiate acidulé est tellement sensible à l'ozone qu'il peut servir à reconnaître la présence de ce corps même dans l'éther; car lorsque ce liquide en contient, il ne manque pas de communiquer au réactif vanadique une coloration plus ou moins rose.

Cette réaction est donc d'une sensiblité extrême (1). Appliquée à la recherche du vanadium, elle peut aider à dénoter jusqu'à sidot d'acide vanadique et devra, par conséquent, être appliquée à toutes les analyses de terres ou de roches, car depuis que M. H. Sainte-Claire Deville a appelé l'attention sur la diffusion du vanadium, on peut s'attendre à trouver ce métal sur bien des points où on ne le soupçonnaît pas.

La coloration rouge caractéristique possède une certaine stabilité; l'alcool ne la modifie pas même à chaud, à moins que le liquide n'ait atteint un certain degré de concentration; à ce point, il se décolore et laisse un résidu verdâtre dans lequel on chercherait, vainement, du chrome.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Le réactif de M. Werther, n'étant pas impressionné par l'acide azoteux, il pourra utilement servir à différencier celui-ci d'avec l'ozone, deux corps qui paraissent fréquemment se produire ensemble ou que, du moins, le réactif de M. Schoenbein (l'empois d'amidon ioduré) ne permet pas de distinguer. (V. ce journal, années 1862 et 1863.)

Les alcalis détruisent instantanément la couleur rouge, dont M. Werther ne comnaît pas encore la nature et qui doit avoir des rapports de constitution avec l'acide perchromique.

Dans les mêmes conditions, l'acide molybdique donne une co-

loration iaune.

L'eau oxygénée à employer est obtenue par les moyens ordinaires. Récemment préparée avec du peroxyde de sodium, elle agit énergiquement, mais se conserve très-mal (1).

sur le silicium et ses alliages; par M. Cl. Winkler (2).

—M. Winkler n'a pu obtenir ni du siliciure de potassium ni du siliciure de sodium, même en opérant à une température trèsélevée. Le silicium employé appartenait à la variété cristallisée.

Il n'a pas été plus heureux en cherchant à préparer les siliciures de plomb, de zinc, de mercure. Par contre, ce métalloïde s'unit facilement avec l'antimoine et le bismuth. A la dose de 1 à 5 pour 100 de silicium, l'alliage ne paraît pas différer du métal pur en ne tenant compte que des propriétés physiques. A dose plus élevée, l'alliage acquiert une cassure grise, lamelleuse. Chauffé lentement, il perd, par liquation, une partie de son métal en donnant alors lieu à un alliage plus riche.

2 ou 3 pour 100 de silicium rendent l'étain aigre sans trop altérer sa couleur. A 10 pour 100, l'alliage devient gris et cassant sous le marteau; la cassure est lamellaire.

A chaud, l'acide chlorhydrique attaque cet alliage en dissolvant de l'étain et du silicium qu'il contient à l'état de silice et met à nu des cristaux de silicium exempts d'étain.

Le siliciure de cuivre offre les caractères à lui assignés par MM. Deville et Caron; ils l'ont appelé acier de cuivre à cause de sa dureté.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> L'eau oxygénée se conserve mieux quand elle est associée à l'éther; pour l'obtenir en cet état, il suffit d'agiter les deux liquides et de soutirer la couche superficielle; c'est celle-là qui contient le peroxyde d'hydrogène.

J. N.

<sup>(2)</sup> Journal für prakt. Chemie, t. XCI, p. 193.

L'argent, l'or et le platine sont rendus cassants par le silicium. En opérant la fusion de ce dernier dans de la cryolithe avec un excès de silicium, l'auteur a obtenu un siliciure blanc, cristallin, ayant pour formule

#### Pt Sia.

Le silicium s'unit aisément avec certains arséniures métalliques. Quand on fait fondre sous de la cryolithe et du sel marin, un mélange formé de zinc en grenailles, de silicium et d'un excès d'arsenic, on obtient un régule, lequel mis dans de l'acide chlorhydrique, donne lieu à un dégagement de gaz hydrogène arsénié, et d'un dépêt formé d'hydrure d'arsenic et d'une poudre cristalline grise de siliciure d'arsenic qu'on fait sécher, pour ensuite la chauffer dans un courant d'hydrogène afin d'éliminer l'hydrure. Le résidu essentiellement formé de As Si<sup>6</sup>, est traité par l'acide chlorhydrique, puis par l'acide asotique, ensin par de la potasse, afin de le débarrasser aussi hien du fer et du zinc libre que de l'acide silicique qu'il peut contenir.

Ainsi purifié, le siliciure d'arsenic constitue une poudre d'un gris d'acier, cristalline, formée d'aiguilles microscopiques.

Le cuivre, le fer, se nickel et le cobalt forment des combinaisons contenant ce siliciure associé à de l'arséniure; ce sont des régules cristallins obtenus de la même manière que le silicio-arséniure de zinc ci-dessus mentionné.

L'auteur leur assigne pour composition

| à l'alliage de | cuivre. | <br> |   |   | Cut As + Sit As                         |
|----------------|---------|------|---|---|-----------------------------------------|
|                | fer     | <br> |   |   | Fe <sup>3</sup> As + Si <sup>6</sup> As |
|                | nickel. |      |   |   | Ni <sup>3</sup> As + Si <sup>6</sup> As |
| _              | cobalta | <br> | _ | _ | Cos As + Sis As                         |

M. Winkler a obtenu des composés analogues avec l'étain, l'argent, l'or et le platine.

Sur l'iodure d'antimoine; par M. Van ser Eser (1). — Après avoir reconnu l'action locale que cet iodure exerce dans

<sup>(1)</sup> Archiv der Pharm., t. CXVII, p. 115.

certaines maladies chroniques de la peau, l'auteur a cherché un procédé expéditif pour préparer ce médicament.

On prend:

Antimoine en poudre. . . . . . 1 part

On mélange, on introduit dans une cornue et l'on chauffe; quand la combinaison est opérée, on chauffe plus fort pour volatiliser l'iodure d'antimoine et le séparer de l'antimoine métallique. Le produit se présente en feuilles de fougère de couleur orangée.

On peut aussi le préparer en dirigeant de l'hydrogène antimonié dans une dissolution alcoolique d'iode (1).

Étamage et bronzage du zinc par immersion; par M. Ludersdorff (2). — On porte à 60° R. un mélange formé de

La dissolution se fait en peu de temps; on peut s'en servir pour étamer le zinc, soit par immersion, soit par friction. Dans le premier cas, les objets ayant été plongés dans le bain y prennent, au bout de peu de secondes, une teinte grise; à ce moment on les retire et on les frotte ou brosse avec du sable ûn ou toute autre poudre à polir, moins toutefois la craie melle.

Le frottement est nécessaire. Or, ce n'est qu'après que cette opération a eu lieu que l'étain se prend en couche homogène et suffisamment résistante.

L'étamage par friction se fait tout simplement en frottant les

J. N.

<sup>(1)</sup> Ce dernier procédé est long et dispendieux; de premier donne de l'exy-iodure, car l'iodure d'antimpine su décompose quand on le chauffe au contact de l'air.

Le procédé décrit plus haut (t. XL, p. 280) est, quant à présent, le seul qui fournisse de cet iodure cristallisé et pur.

<sup>(2)</sup> Polyt. Journal, t. CXXI, p. 136 et 216.

objets en zinc au moyen du précédent liquide dans lequel on a incorporé assez de sable sin pour le réduire en bouillie.

Cette propriété de l'étain de former sur le zinc une couche homogène, l'auteur l'attribue à la grande tendance de ces métaux à s'allier. Il en voit une preuve dans ce fait que la dorure, l'argenture ou même la cuivrure du zinc n'offrent aucune durée, parce que, selon lui, les métaux restent simplement superposés et constituent ainsi un élément de pile, pour peu qu'un peu de liquide pénètre à travers les interstices. Il est vrai que ces métaux sont aussi, bien plus électronégatifs que l'étain, et facilitent, par cela même, l'oxydation du zinc.

L'étamage par immersion peut être pratiqué sans qu'il soit nécessaire de décaper les objets; le décapage se fait dans le bain même, surtout si l'on procède par friction.

Pour bronzer le zinc on prend

| Bichl |    |     |   |    |   |   |    |    |    |  |   |  |    |   |
|-------|----|-----|---|----|---|---|----|----|----|--|---|--|----|---|
| Bitar | tr | ıtı | B | de | I | ю | ta | 55 | ŧ. |  | • |  | 12 | - |
| Eau.  |    |     |   |    |   |   |    |    |    |  |   |  | 24 | _ |

On chauffe, on neutralise ensuite avec de la craie; on obtient ainsi un liquide assez épais qui devient plus coulant par le refroidissement, parce que le tartrate de bioxyde d'étain est plus soluble à froid qu'à chaud.

Ce liquide étame à merveille le zinc, et quand on le mélange avec le bain de cuivre ci-dessus mentionné, on obtient facilement une couche de bronze, laquelle, pour être pure, doit avoir été produite par friction. Dans ce cas, il peut arriver que l'un des métaux se précipite avant l'autre, mais on n'a qu'à continuer à frotter, la couleur bronze ne tardera pas à se manifester.

Ensin, se basant sur l'action exercée sur le zinc par les sels ammoniacaux, l'auteur bronze ce métal rien qu'avec un bain de cuivre. Pour cela, on additionne celui-ci de 3 à 10 pour 100 de sel ammoniac, puis, de craie ou de sable, de façon à obtenir une espèce de bouillie. Frottant le zinc avec ce mélange, on obtient la couleur tombac avec le mélange à 3 pour 100 de Cl Am, et la couleur laiton avec le mélange à 10 pour 100.

La couleur laiton peut être développée de diverses manières,

par exemple avec une dissolution saturée d'acétate de cuivre (1 part.) et une autre de Cl Am (3 part.), ou bien encore

Cl Am en dissolution saturée. . . 10 part Carbonate de cuivre. . . . . . 1 — Craie et sable. . . . . . . . O. S.

Il est bon d'ajouter à ces mélanges un peu de tartrate de potasse; les nuances s'obtiennent surtout par friction.

Un résultat analogue est obtenu avec un bain rendu alcalin. Voici, entre autres, la composition d'un bain pareil:

| Sulfate de cuivre        | • | • | • |   | 1  | part. |
|--------------------------|---|---|---|---|----|-------|
| Crème de tartre          |   |   |   | • | 1  | -     |
| Eau                      |   |   | • |   | 12 |       |
| Lessive de soude à 28° B |   | • |   |   | 12 | _     |
| Tartrate de potasse      |   |   |   | • | 24 | _     |

Le produit sera de couleur tombac. On obtient celle du laiton en employant 12 part. de lessive de plus. L'application se fait par friction avec de la craie.

Si l'on applique ce bain au pinceau, il arrive un moment où l'objet recouvert prend une belle teinte verte qui se développe surtout bien sur des surfaces mates. Sur du zinc poli, la couleur verte prend un reflet irisé, qui rappelle un peu celui des cantharides, mais qui est bien moins brillant.

M. Ludersdorff obtient un reflet irisé très-beau au moyen d'un bain composé de

| Sulfate de cuivre. |   |   |   |  |   |   | 1   | part. |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|-----|-------|
| Sucre de canne     | • | • | • |  | • | • | 1 1 | -     |
| Eau                |   |   |   |  |   |   | 5   | _     |
| Lessive de soude.  |   |   |   |  |   |   | 3о  | _     |

Le zinc doit, au préalable, être bien décapé et poli. La première couleur qui apparaît est le jaune, puis vient le rouge, puis le violet, ensuite le bleu, enfin le vert.

L'auteur donne encore des détails sur l'argenture du zinc et sa dorure: opérations pour le moment sans application, et qui s'effectuent d'ailleurs avec du cyanure tout comme la dorure galvanique. Combustion de l'oxygène par l'ammoniaque; par M. Heintz (1). — L'expérience de M. Hofmann, qui consiste à faire brûler l'ammoniaque en y chassant un courant d'oxygène, peut donner lieu à une explosion, si par hasard l'oxygène vient à diminuer. M. Heintz en a fait la rémarque à ses dépens, et propose en conséquence d'opérer cette combustion avec un bec double, à la manière du chalumean à gaz. C'est dans le bec intérieur qu'on fait arriver l'oxygène.

L'opération peut d'ailleurs être faite, en toute sécurité, dans une atmosphère d'ammoniaque engendrée dans un grand ballon placé sur le feu et contenant de l'alcali volatil. L'oxygène se dégage par une tubulure ascendante; en faisant plonger celleci dans le col du ballon et s'arrêtant à petite distance au dessous de la surface, on peut allumer cet oxygène et ensuite promener la flamme dans l'intérieur du hallon (2)

sur l'acide cobaltique; par M. Cl. Winkler (3). — L'existence de l'acide cobaltique, toujours admise en théorie, a été rendue probable par celle des composés à base d'oxycobaltiaque que M. Frémy a fait connaître il y a quelques années. M. Winkler vient de reconnaître que cet acide se produit lorsqu'on fait bouillir des préparations cobaltiques et notamment du cobalt en éponge, avec une dissolution concentrée de potasse caustique. Le produit est d'un bleu intense; le nouvel acide est composé d'après la formule CoO<sup>3</sup>.

Pour l'obtenir, on prend :

Cobalt en éponge Potasse caustique, solide part égales. Eau, trois fois le poids du cobatt.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CXXX, p. 102.

<sup>(2).</sup> La combustion étant entravée par la vapeur d'eau, il faut, autant que possible, éviter la production de celle-ci; il convient donc d'opérer le dégagement d'ammoniaque à une température inférieure à 100°, ce qui s'effectue avec de l'ammoniaque aqueuse saturée de chlorure de calcisum en dissolution, ainsi qu'il est dit dans ce journal, t. XXVIII, p. 485.

J. N.

<sup>(3)</sup> Journ. für prakt. Chem., t. XCI, p. 213 et 351.

On fait bouiller jusqu'à ce qu'il se soit formé une dissolution d'un beau bleu. On laisse déposer et l'on filtre sur de l'asbeste.

Cette oxydation réussit à peine avec les oxydes du cobalt; le cobalt en éponge convient le mieux. Celui-ci se prépare au moyen du protoxyde pur des fabriques, que l'on mélange intimément avec 10 ou 12 pour 100 d'amidon pour ensuite le soumettre, reconvert de poussier de charbon et dans un creuset luté, à une chaleur rouge pendant une heure. Le cobalt réduit forme alors une éponge adhérente qui se pulvérise aisément.

Le métal réduit par l'hydrogène ou par calcination de l'oxalate de cobalt peut également convenir.

Le cobaltate de potasse s'altère facilement. En présence d'un excès de potasse il acquiert quelque stabilité, et peut même être soumis à l'évaporation, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas poussée jusqu'à siccité.

Abandonnée à elle-même, une dissolution de cobaltate de potasse se recouvre d'une pellicule d'hydrate d'oxyde de cobalt brun en perdant sa couleur bleue.

Cette altération se produit même dans des tubes scellés, et d'autant plus vite que le liquide est plus dilué. Le liquide retient de l'oxygène probablement à l'état d'eau exygénée.

Si l'on neutralise par un acide le liquide bleu, il se précipite de l'hydrate de cobalt gélatineux; en même temps il se développe de l'oxygène, et la dissolution acquiert la propriété de bleuir l'amidon ioduré sans doute à cause de HO<sup>2</sup> formée.

D'après cela, on comprend que le cobaltate de potasse donne lieu à un dégagement de chlore en présence de l'acide chlorhydrique, et que le liquide soit un puissant agent d'oxydation lorsqu'il a été convenablement neutralisé par un acide. C'est ainsi qu'en sa présence, le prussiate jaune se transforme promptement en prussiate rouge, le bleu d'indigo se détruit.

Le chlore gazeux décompose rapidement le cobaltate avec émission d'oxygène.

L'analyse du nouvel acide a été faite en dosant l'acide sulfurique qui a pu être produit au moyen de l'acide sulfureux qu'on a fait réagir sur une quantité donnée de cobaltate.

L'auteur a remarqué que l'acide cobaltique se forme même dans une atmosphère exempte d'oxygène; il soupçonne les azo-

tites contenus dans la potasse, comme devant jouer un rôle dans cette oxydation.

sur la formiamide; par M. Berent (1).—2 parties de formiate d'ammoniaque sec et une partie d'urée sont maintenues à 140 degrés jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de carbonate d'ammoniaque. Il reste un liquide huileux jaunâtre, bouillant vers 190 degrés en se décomposant, à moins de le distiller dans le vide, ce qui peut se faire impunément à 150 degrés. Le produit représente la formiamide.

Insoluble dans l'éther, cette amide se dissout en toutes proportions dans l'eau, l'alcool et l'alcool éthéré. A 190 degrés, elle bout et se décompose en oxyde de carbone, ammoniaque, eau et sans doute aussi, en acide cyanhydrique.

Le sodium la détruit instantanément avec explosion. Avec l'amalgame de sodium, il se manifeste une odeur rappelant la méthylamine et un résidu contenant du cyanure.

A froid, l'alliage de zinc et de sodium produit de l'ammoniaque; la potasse se comporte de même. L'alcool et l'acide chlorhydrique donnent de l'éther formique.

J. NICKLES.

FIN DU TOME XLV.

<sup>(1)</sup> Zeitschrift für Chemie und Pharm., t. VII, p. 118.

Paris. - Imprimé par E. Tuvnor et Co, rue Racine, 26.

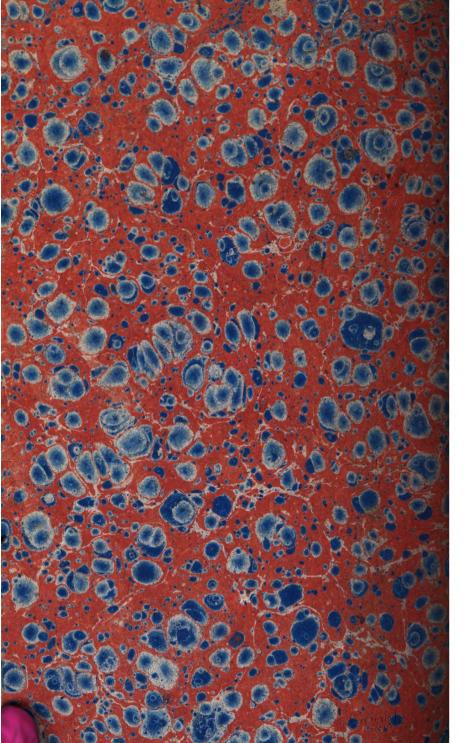

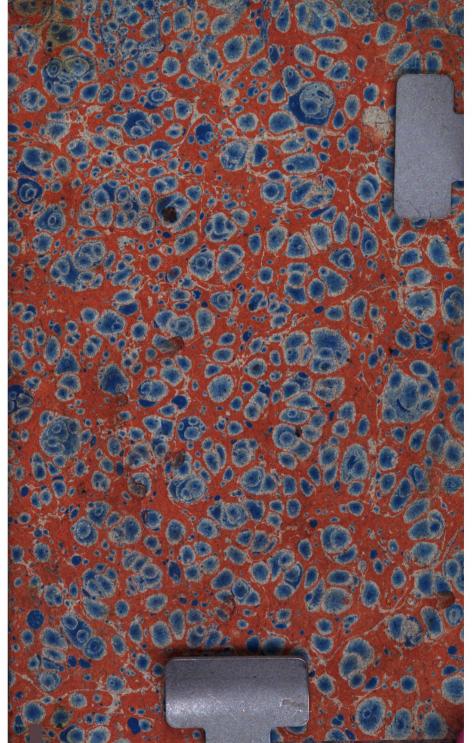

